

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

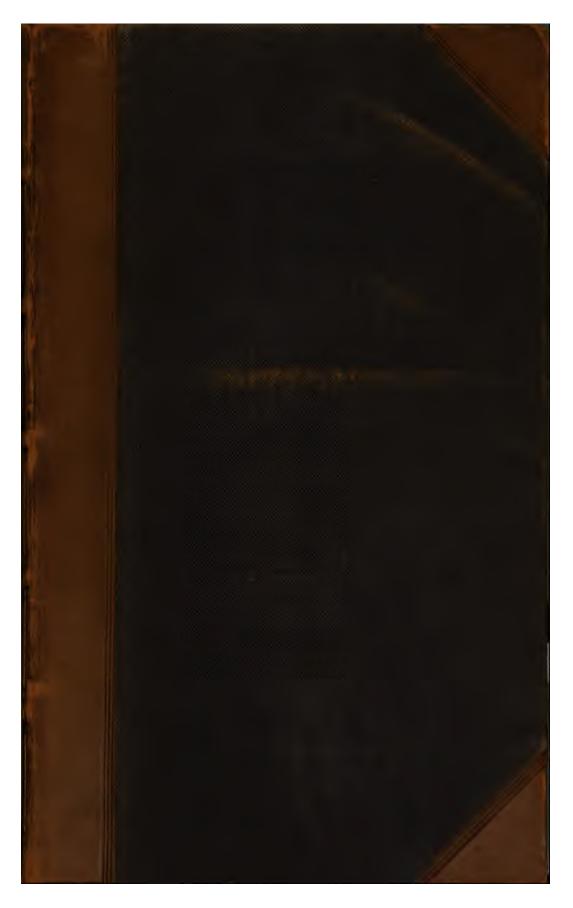

# 53. e. 2



١

.

.

.

The same Prove

• •  • 

•

### COLECCION

DE LOS MEJORES

# AUTORES ESPAÑOLES.

TOMO VII.

### **HISTORIA**

DEL

LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCION

## DE ESPANA.

TOMO II.

PARIS. — EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y Ca, CALLE RACINE, 26, CERCA DEL ODEON.

# HISTORIA

DEL

## LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCION

# DE ESPAÑA,

POR

### EL CONDE DE TORENO.

NUEVA EDICION
AUMENTADA CON SU VIDA Y RETRATO.

TOMO SEGUNDO.



### PARIS.

BAUDRY, LIBRERÍA EUROPEA,

3, QUAI MALAQUAIS, AU PREMIER ÉTAGE, CERCA DEL PUENTE DES ARTS.

1851

...... Quis nescit primam esse historie legem ne quid falsi dicere audeat? deinde ne quid veri non audeat? ne qua suspicio gratice sit in scribendo? ne qua simultatio?

Ciceno, De Oratore, lib. 2, c. 15.

## HISTORIA

DEL

### LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCION

# DE ESPAÑA.

#### LIBRO NOVENO.

Conducta de la central despues de Medellin. — Su decreto de 18 de abril. — Ideas añejas de algunos de sus individuos. - Repruébalas el gobierno ingles. - Fuerza que adquiere el partido de Jovellanos. - Proposicion de Calvo de Rozas para convocar á córtes, 15 de abril. — Ensanche que se da á la imprenta. — Semanario patriótico. — Descontentos con la junta. — Infantado. — Don Francisco Palafox. — Montijo. — Alboroto que promueve el último en Granada reprimido. — Discútese en la junta convocar á córtes. - Decreto de 22 de mayo. — Efecto que produce en la opinion. — Restablecimiento de todos los consejos en uno solo. — Operaciones de los ejércitos. — Aragon. — Ríndese Jaca á los franceses. — El padre Consolacion. — Pérdida de Monzon. - Son rechazados los franceses en Mequinenza. - Molina. — Pasa el 5º cuerpo de Aragon á Castilla. — Sucede á Junot Suchet en el mando de Aragon. - Formacion del 2º ejército español de la derecha. - Mándale Blake. - Reino de Valencia. - Reune Blake el mando de toda la corona de Aragon. — Muévese Blake. — Conmociones en Aragon. — Albelda. — Tamarite. — Abandonan los franceses á Monzon. — En vano intentan recobrarle. - Ríndense 600 franceses. - Entra Blake en Alcañiz. - Va Suchet á su encuentro. - Batalla de Alcañiz. - Retírase Suchet á Zaragoza. - Situacion crítica de Suchet. - Partidarios. - Adelántase Blake á Zaragoza. — Batalla de Maria. — Retirase Blake á Botorrita. — Retirase de Botorrita. — Batalla de Belchite. — Resultas desastradas de la batalla. - Pasa Blake á Cataluña. - Conspiracion de Barcelona. - Suplicio de algunos patriotas. — Sucesos del mediodia de España. — Mariscal Victor. - Patriotismo de Extremadura. - Inaccion de Victor. - Pasa Lapisse de tierra de Salamanca á Extremadura. — Entra en Alcántara. -Unense Lapisse y Victor. — Marchan contra Portugal. — Desisten de su intento. — Muévese Cuesta. — Partidarios de Extremadura y Toledo. — Vuelan los franceses el puente de Alcántara. — Ejército de la Mancha. — Va á su encuentro sin fruto José Bonaparte. — Campaña de Talavera. — Fuerzas que tomaron parte en ella. — Marcha Wellesley á Extremadura. - Planes diversos de los franceses. - Situacion de Soult. - Cuesta en las casas del Puerto. - Avistase alli con él Wellesley. - Plan que adoptan. -

Medidas que habia tomado la central. — Marcha adelante el ejército aliado. - Propone Wellesley á Cuesta atacar. - Rehúsalo el general español. - Incomódase Wellesley. — Avanza solo Cuesta. — Reconcéntranse los franceses. - Avanza Wilson á Navalcarnero. - Peligro que corre el ejército de Cuesta. — Batalla de Talavera, 27 y 28 de julio. — Severidad de Cuesta. — Recompensas que da la junta central y el gobierno inglés. — Retíranse los franceses á diversos puntos. - No sigue Wellington el alcance. - Motivos de ello. - Llega Soult á Extremadura. - Va Wellington á su encuentro. - Tropas que se agolpan al valle del Tajo. - Cuesta se retira de Talavera. - El ejército aliado se pone en la orilla izquierda del Tajo. -Paso del Arzobispo por los franceses. — Deja Cuesta el mando. — Sucédele Eguia. — Nuevas disposiciones de los franceses. — Encuéntranse Wilson y Ney en el Puerto de Baños. - Extorsiones del ejército de Soult. - Muerte violenta del obispo de Coria. — Ejército de Venégas. — Su marcha. — Nómbrale la junta capitan general de Castilla la Nueva. Su incertidumbre. Defiende el paso del Tajo en Aranjuez. — Batalla de Almonacid. — Retirada del ejército español. — Su dispersion. — Contestaciones con los in-gleses sobre subsistencias. — Llegada á España del marqués de Wellesley. — Plan de subsistencias. — Conducta y tropelías del gobierno de José. — Oplnion de Madrid. - Júbilo que alli hubo el dia de Santa Ana - Nuevos decretos de José. — Medidas económicas. — Plata de particulares. — Del palacio. — De iglesias. — Mr. Napier. — Cédulas hipotecarias. — Cédulas de indemnizacion y recompensa. - Otros decretos.

El querer llevar á término en el libro anterior la evacuacion de Galicia y de Asturias nos obligó á no detenernos en nuestra narracion hasta tocar con los sucesos de aquellas provincias en el mes de agosto. Volveremos ahora atras para contar otros no menos importantes que acaecieron en el centro del gobierno supremo y demas partes.

La rota de Medellin sobre el destrozo del ejército Conducta de la despues habia causado en el pueblo de Sevilla mortales anguscentral tias por la siniestrà voz esparcida de que la junta central se iba á Cádiz para de alli trasladarse á América. Semejante nueva solo tuvo origen en los temores de la muchedumbre y en indiscretas expresiones de individuos de la central. Mas de estos los que eran de temple sereno y se hallaban resueltos á perecer antes 811 decreto de 18 que á abandonar el territorio peninsular, aquietaron de abril. á sus compañeros y propusieron un decreto publicado en 18 de abril, en el cual se declaraba « que nunca mudaria (la α junta) su residencia, sino cuando el lugar de ella estuviese en a peligro ó alguna razon de pública utilidad lo exigiese. » Correspondió este decreto al buen ánimo que habia la junta mostrado al recibir la noticia de la pérdida de aquella batalla, y á las contestaciones que por este tiempo dió á Sotelo, y que ya quedan referidas. Asi puede con verdad decirse que desde entonces hasta despues de la jornada de Talavera fue cuando obró aquel cuerpo con mas dignidad y acierto en su gobernacion.

Ideas añejas de Antes algunos individuos suyos, si bien noveles repúblicos é hijos de la insurreccion, continuaban

tan apegados al estado de cosas de los reinados anteriores, que aun faltandoles ya el arrimo del conde de Floridablanca, a duras penas se conseguia separarlos de la senda que aquel habia trazado : presentando obstáculos á cualquiera medida enérgica, y señaladamente á todas las que se dirigian á la convocacion de córtes, ó á desatar algunas de las muchas trabas de la imprenta. Apareció tan grande su obstinacion que no solo provocó murmuraciones y desvío en la gente ilustrada, segun en su lugar se apuntó, sino que tambien se disgustaron todas las clases : y hasta

el mismo gobierno inglés, temeroso de que se ahogase el entusiasmo público, insinuó en una nota de 20 de julio de 1809 \* «que si se atreviera á criticar (son « sus palabras) cualquiera de las cosas que se habian

gobierno inglés.

( \* Ap. n. 1. )

« hecho en España, tal vez manifestaria sus du das... de si no ha-« bia habido algun recelo de soltar el freno... á toda la energía del

« pueblo contra el enemigo. »

Tan universales clamores y los desastres, principal aunque costoso despertador de malos ó poco advertidos gobiernos, hicieron abrir los ojos á ciertos centrales y dieron mayor fuerza é influjo al partido de Jovellanos, el mas sensato y distinguido de los que dividian á la junta, y al cual se unió el de quiere el partido

de Jovellanos.

Calvo de Rozas menor en número pero mas enérgico é igualmente inclinado á fomentar y sostener convenientes reformas. Ya dijimos como Joyellanos fue quien primero propuso en Aranjuez llamar á córtes, y tambien como se difirió para mas adelante tratar aquella cuestion. En vano con los reveses se intentó despues renovarla, esquivándola asimismo, mientras vivió, el presidente conde de Floridablanca ; á punto que no contento con hacer borrar el nombre de córtes que se hallaba inserto en el primer manifiesto de la central, rehusó firmar este, aun quitada aquella palabra, enojado con la expresion substituida de que se restablecerian «las leyes fundamentales de la monarquía.» Rasgo que pinta lo aferrado que estaba en sus máximas el antiguo ministro.

Ahora muerto el conde y algun tanto ablandados los partidarios de sus doctrinas, osó Calvo de Rozas proponer de nuevo, en 15 de abril, el que se convocase la nacion á córtes. Hubo vocales que todavía anduvieron rehacios; para convocar mas estando la mayoría en fayor de la proposicion, bril. fue esta admitida á exámen; debiendo antes discutirse en las diversas secciones en que para preparar sus trabajos

Proposicion de Galvo de Rozas

se distribuia la junta.

Por el mismo tiempo dióse algun ensanche á la imprenta, y se permitió la continuación del periódico intitulado Semanario patriótico: obra empezada en Madrid por Don Manuel Quintana, y que los contratiempos militares habian interrumpido. Tomáronla en

Ensanche se da à la im-

Semanario pa-

la actualidad á su cargo Don I. Antillon y Don J. Blanco; mereciendo este hecho particular mencion por el influjo que ejerció en la opinion aquel periódico y por haberse tratado en él con toda libertad y por primera vez en España graves y diversas materias políticas.

Mudado y mejorado asi el rumbo de la junta, aviváronse las esperanzas de los que deseaban unir á la defensa de la patria el establecimiento de buenas instituciones, y se
reprimieron aviesas miras de descontentos y perturbadores. Contábanse entre los últimos muchos que estaban en opuestos sentidos,
divisándose al par de individuos del consejo otros de las juntas, y

amigos de la inquisicion al lado de los que lo eran de la libertad de imprenta. Desabrido por lo menos se mostró el duque del Infantado; no olvidando la preferencia que se daba á Venégas, rival suyo desde la jornada de Uclés. Creíase que no ignoraba los manejos y amaños en que ya entonces andaban Don Francisco de Palafox y el conde del Montijo, persuadido el primero de que bastaba su nombre para gobernar el reino, y arrastrado el se-

gundo de su indole inquieta y desasosegada.

Centellearon chispas de conjuracion en Granada, á Alboroto que promueve el úidonde el del Montijo teniendo parciales habia acudido timo en Granada para enseñorearse de la ciudad. Acompañóle en su reprimido. viage el general inglés Doyle; y el conde, atizador siempre oculto de asonadas, movió el 16 de abril un alboroto en que corrieron las autoridades inminente peligro. La pérdida de estas hubiera sido cierta si el del Montijo al llegar al lance no desmayara segun su costumbre, temiendo ponerse á la cabeza de un regimiento ganado en favor suyo y de la plebe amotinada. La junta provincial, habiendo vuelto del sobresalto, recobró su ascendiente y prendió à los principales instigadores. Mal lo hubiera pasado su encubierto gefe, si á ruegos de Doyle, á quien escudaba el nombre de inglés, no se le hubiera soltado con tal que se alejara de la ciudad. Pasó el conde á Sanlúcar de Barrameda y no renunció ni á sus enredos, ni á sus tramas. Pero con el malogro de la urdida en Granada desvaneciéronse por entonces las esperanzas de los enemigos de la central, conteniéndolos tambien la voz pública, que pendiente de la convocacion de córtes y temerosa de desuniones queria mas bien apoyar al gobierno supremo en medio de sus defectos, que dar pábulo á la ambicion de unos cuantos, cuyo verdadero objeto no era el procomunal.

Mientras tanto examinada en las diversas secciones junta convocar à de la junta la proposicion de Calvo de llamar á córtes, pasóse á deliberar sobre ella en junta plena. Suscitáronse en su seno opiniones varias, siendo de notar que los individuos que habia en aquel cuerpo mas respetables por su riqueza, por sus luces y anteriores servicios sostuvieron con ahinco

la proposicion. De su número fueron el presidente marqués de Astorga, el bailío don Antonio Valdés, Don Gaspar de Jovellanos, Don Martin de Garay y el marqués de Campo Sagrado. Alabóse mucho el voto del último por su concision y firmeza. Explayó Jovellanos el suyo con la erudicion y elocuencia que le eran propias; mas excedió á todos en libertad y en el ensanche que queria dar á la convocatoria de córtes el bailío Valdés, asentando que, salvo la religion católica y la conservacion de la corona en las sienes de Fernando VII, no deberian dejar aquellas institucion alguna ni ramo sin reformar, por estar todos viciados y corrompidos. Dictámenes que prueban hasta qué punto ya entonces reinaba la opinion de la necesidad y conveniencia de juntar córtes entre las personas señaladas por su capacidad, cordura y aun aversion á excesos populares.

Aparecieron como contrarios á la proposicion Don José García de la Torre, Don Sebastian Jócano, Don Rodrigo Riquelme y Don Francisco Javier Caro. Abogado el primero de Toledo, magistrados los otros dos de poco crédito por su saber, y el último mero licenciado de la universidad de Salamanca, no parecia que tuviesen mucho que temer de las córtes ni de las reformas que resultasen, y sin embargo se oponian á su reunion, al paso que la apoyaban los hombres de mayor valía, y que pudieran con mas razon mostrarse mas asombradizos. A pesar de los encontrados dictámenes se aprobó por la gran mayoría de la junta la proposicion de Calvo y se trató luego de extender el decreto.

Al principio presentóse una minuta arreglada al voto del bailío Valdés; mas conceptuando que sus expresiones eran harto libres, y aun peligrosas en las circunstancias, y alegando de fuera y por su parte el ministro inglés Frere razones de conveniencia política, varióse el primer texto, acordando en su lugar otro decreto que se publicó con fecha de 22 de mayo, y en el que se limitaba la junta á anunciar « el restablecimiento de la re- « presentacion legal y conocida de la monarquía en sus antiguas « córtes, convocándose las primeras en el año próximo, ó antes si « las circunstancias lo permitiesen. » Decreto tardío y vago, pero primer fundamento del edificio de libertad que empezaron despues á levantar las córtes congregadas en Cádiz.

Disponíase tambien por uno de sus artículos que una comision de cinco vocales de la junta se ocupase en reconocer y preparar los trabajos necesarios para el modo de convocar y formar las primeras córtes, debiéndose ademas consultar acerca de ello á varias corporaciones y personas entendidas en la materia.

El no determinarse dia fijo para la convocacion, el adoptar el lento y trillado camino de las consultas, y el haber sido nombrados para la comision indicada con los señores arzobispos de Laodicea, Castañedo y Jovellanos los se-

ñores Riquelme y Caro enemigos de la resolucion, excitó la sospecha de que el decreto promulgado no era sino engañoso señuelo para atraer y alucinar; por lo que su publicacion no produjo en favor de la central todo el fruto que era de esperarse.

Restablecimiento de todos los consejos en uno solo.

Poco despues disgustó igualmente el restablecimiento de todos los consejos: á sus adversarios por juzgar aquellos cuerpos particularmente al de Castilla opuestos á toda variacion ó mejora, á sus amigos por

el modo como se retablecieron. Segun decreto de 3 de marzo debia instalarse de nuevo el consejo real y supremo de Castilla, reasumiéndose en él todas las facultades que tanto por lo respectivo à España como por lo tocante à Indias habian ejercido hasta aquel tiempo los demas consejos. Por entonces se suspendió el cumplimiento de este decreto, y solo en 25 de junio se mandó llevar à debido efecto. La reunion y confusion de todos los consejos en uno solo fue lo que incomodó à sus individuos y parciales, y la junta no tardó en sentir de cuán poco le servia dar vida y halagar à enemigo tan declarado.

A pesar de esta alternativa de varias y al parecer encontradas providencias, la junta central, repetimos, sè sostuvo desde el abril hasta el agosto de 1809 con mas séquito y aplauso que nunca; à lo que tambien contribuyó no solo haber sido evacuadas algunas provincias del norte, sino el ver que despues de las desgracias ocurridas se levantaban de nuevo y con presteza ejércitos en Aragon, Extremadura y otras partes.

Operaciones de los ejércitos. Rendida Zaragoza cayó por algun tiempo en desmayo el primero de aquellos reinos. Conociéronlo los franceses, y para no desaprovechar tan buena oportunidad, trataron de apoderarse de las plazas y puntos que todavía no ocupaban. De los dos cuerpos suyos

importantes que todavía no ocupaban. De los dos cuerpos suyos que estuvieron presentes al sitio de Zaragoza, se destinó el 5º á aquel objeto, permaneciendo el 3º en la ciudad, cuyos escombros aun ponian espanto al vencedor. Hubieran querido los enemigos enseñorearse de una vez de Jaca, Monzon, Benasque y Mequinenza. Mas á pesar de su conato no se hicieron dueños sino de las dos primeras plazas, aprovechándose de la flaqueza de las fortificaciones y falta de recursos, y empleando otros medios ademas de la fuerza.

Salió para Jaca el ayudante Fabre del estado mayor llevando consigo el regimiento 34° y un auxiliar de nuevo género que desdecia del pensar y costumbres de los militares franceses. Era pues este un fraile agustino de nombre fray José de la Consolacion, misionero tenido en la tierra en gran predicamento, mas de aquellos cuyo traslado con tanta maestría nos ha delineado el festivo y satírico padre Isla. El 8 de marzo entró el fray José en la plaza, y la elocuencia que antes

empleaba, si bien con poca mesura, por lo menos en respetables objetos, sirvióle ahora para pregonar su mision en favor de los enemigos de la patria, no siendo aquella la sola ocasion en que los franceses se valieron de frailes y de medios análogos á los que reprendian en los españoles. Convocó á junta el padre Consolacion á las autoridades y á otros religiosos, y saliéndole vanas por esta vez sus predicaciones, fomentó en secreto ayudado de algunos la desercion, la cual creció en tanto grado que no quedando dentro sino poquísimos soldados, tuvo el 21 que rendirse el teniente de rey Don Francisco Campos que hacia de gobernador. Aunque no fuese Jaca plaza de grande importancia por su fortaleza, éralo por su situacion que impedia comunicarse con Francia. Desacreditóse en Aragon el fraile misionero, prevaleciendo sobre el fanatismo el odio á la dominacion extrangera.

Perdióse Monzon á principios de marzo. Habia el pérdida de Mon
1º del mes llegado á sus muros el marqués de Lazan procedente de Cataluña y acompañado de la division de que hablamos anteriormente. Adelantóse á la sierra de Alcubierre, hasta que sabedor de la rendicion de Zaragoza y de que los franceses se acercaban, retrocedió al cuarto dia. Don Felipe Perena, á quien habia dejado en Beabegal, tampoco tardó en retirarse á Monzon, en donde luego apareció con su brigada el general Girard. Informado Lazan de que el francés traia respetable fuerza, caminó la vuelta de Tortosa, y viéndose solo el gobernador de Monzon Den Rafael de Anseátegui, desamparó con toda su gente el castillo, evacuando igualmente la villa los vecinos.

No salieron los franceses tan lucidos en otras empresas que en Aragon intentaron, a pesar del abatimiento que había sobrecogido á sus habitantes. El mariscal Mortier gefe, como sabe el lector, del 5º cuerpo, quiso apoderarse en persona y de rebate de Mequinenza, villa solo amparada de un muro antiguo y de un mal castillo, pero de alguna importancia por ser llave hácia aquella parte del Ebro, y tener su asiento en donde este rio y el Segre se juntan en una madre. Tres tentativas hicieron en marzo los enemigos contra la villa: en todas ellas fueron repelidos, auxiliando a los de Mequinenza los vecinos de la Granja, pueblo catalan no muy distante.

Extendiéronse igualmente los franceses via de Valencia hasta Morella, de donde exigidas algunas contribuciones se replegaron à Alcañiz. Por el mediodia de Aragon se enderezaron à Molina, enojados del brio que mostraban los naturales, quienes bajo la buena guia de su junta habian atacado el 22 de marzo y ahuyentado en Truecha 300 infantes y caballos de los contrarios. Por ello y por verse asi cortada la comunicacion entre Madrid y Zaragoza, dirigiéronse los últimos en gran número contra

Molina, de lo que advertida su junta se recogió á cinco leguas en sierras del señorío. Todos los vecinos desampararon la villa, cuyo casco ocuparon los franceses, mas solo por pocos dias.

Napoleon en tanto creyendo que los aragoneses estaban sometidos con la caida de Zaragoza, é importándole acudir á Castilla á fin de proseguir las operaciones contra los ingleses, determinó que el 5° cuerpo marchase á últimos de abril del lado de Valladolid, poniéndole despues asi como al 2° y 6°, segun ya se dijo, bajo el mando supremo del mariscal Soult.

Quedó por consiguiente para guardar á Aragon solo suchet en el mando de Aragon.

Quedó por consiguiente para guardar á Aragon solo el 3<sup>er</sup> cuerpo regido por el general Junot, quien permaneció alli corto tiempo, habiendo caido enfermo, y no juzgándose capaz de gobernar por sí pais tan desordenado y poco seguro. Sucedióle Suchet que estaba al frente de una de las divisiones del 5° cuerpo, y dejando dicho general á Mortier en Castilla, volvió á Zaragoza y se encargó del mando de la provincia y del 3<sup>er</sup> cuerpo, cuya fuerza se hallaba reducida con las pérdidas experimentadas en el sitio de aquella ciudad y con las enfermedades, notándose ademas en sus filas muy menguada la virtud militar. Llegó el 19 de marzo á Zaragoza el general Suchet con la esperanza de que tendria suficiente espacio para restablecer el órden y la disciplina sin ser incomodado por los españoles.

Formacion del segundo ejército español de la derrecha.

Mas e con lauc pezó á i

Mas engañóse, habiendo la junta central acordado con laudable prevision medidas de que luego se empezó á recoger el fruto. Debe mirarse como la mas principal la de haber ordenado á mediados de abril

la formacion de un segundo ejército de la derecha que se denominaria de Aragon y Valencia, y cuyo objeto fuese cubrir las entradas de la última provincia é incomodar á los franceses en la otra.

Confióse el mando á Don Joaquin Blake que se hallaba en Tortosa, habiéndole la central poco antes enviado á Cataluña bajo las órdenes de Reding, quien á su arribo le destinó á aquella plaza para mandar la division de Lazan acuartelada en su recinto. El nuevo ejército debia componerse de esta misma division que constaba de 4 á 5000 hombres, y de las fuerzas que aprontase Valencia.

Rica y populosa esta provincia hubiera en verdad podido coadyuvar grandemente á aquel objeto, si reyertas interiores no hubiesen en parte inutilizado los impulsos de su patriotismo. Habíase su territorio mantenido libre de enemigos desde el junio del año anterior. Continuaba á su frente la primera junta que era sobrado turbulenta, y permaneció mucho tiempo mandando como capitan general el conde de la Conquista, hombre no muy entusiasmado por la causa nacional que consideraba perdida. En diciembre de 1808 se recogió alli desde Cuenca, hasta donde habia acompañado al ejército del centro, Don José Caro y con él

una corta division. Luego que llegó este á Valencia fue nombrado segundo cabo, y prontamente se aumentaron los piques y sinsabores queriendo el Don José reemplazar en el mando al de la Conquista. No cortó la discordia el baron de Sabasona individuo de la central enviado á aquel reino en calidad de comisario: buen patricio, pero ignorante, terco y de fastidiosa arrogancia, no era propio para conciliar voluntades desunidas ni para imponer el debido respeto. Anduvieron pues sueltas mezquinas pasiones, hasta que por fin en abril de 1809 consiguió Caro su objeto, sin que por eso se ahogase, conforme despues veremos, la semilla de enredos echada en aquel suelo por hombres inquietos. Asi fue que Valencia, á pesar de sus muchos y variados recursos y de tener cerca á Murcia libre tambien de enemigos, y sujeta en lo militar á la misma capitanía general, no ayudó por de pronto á Blake con otra fuerza que la de ocho batallones apostados en Morella á las órdenes de Don Pedro Roca.

Con estos y la division mencionada de Lazan empezó á formar Don Joaquin Blake el segundo ejército mando de toda de la derecha. Entonces solo trató de disciplinarlos, contentándose con establecer una línea de comunicacion sobre el rio Algas, y otra del lado de Morella. Mas poco despues, animado con que la central hubiese añadido á su mando el de Cataluña vacante por muerte de Reding, y sabedor de que la fuerza francesa en Aragon se habia reducido á la del 3<sup>cr</sup> cuerno. como tambien que muchos de aquellos moradores se movian, resolvió obrar antes de lo que pensaba, saliendo de Tortosa el 7 de mayo. Manifestáronse los primeros síntomas de levantamiento hácia Monzon. Sirvieron de estí- Conmociones mulo los vejaciones y tropelías que cometian en Bar-Aragon. bastro y orillas del Cinca las tropas del general Habert. Dió la señal en principios de mayo la villa de Albelda negándose Albelda. à pagar las contribuciones y repartimientos que le habian impuesto. Enviaron los franceses gente para castigar tal osadía; mas protegidos los habitantes por 700 hombres que de Lérida envió el gobernador Don José Casimiro Lavalle á las órdenes de los coroneles Don Felipe Perena y Don Juan Baget, no solo se libertaron del azote que les amagaba, sino que tambien consiguieron escarmentar en Tamarite á los enemigos, cuyo mayor número se retiró á Barbastro quedando unos 200 en Monzon. Alentados con el suceso los naturales de esta villa y cansados del yugo extrangero, levantáronse contra sus opresores, y les obligaron à retirarse de sus ho- franceses à Mon-

Necesario era que los franceses vengasen tamaña afrenta. Dirigieron pues crecida fuerza lo largo de la derecha del Cinca, y el 16 cruzaron este rio por el vado y barca del Pomar. En vano intenta-Atacaron á Monzon que guarnecia con un reducido ron recobrarie.

batallon y un tercio de miqueletes Don Felipe Perena : creian ya los enemigos seguro el triunfo, cuando fueron repelidos y aun desalojados del lugar del Pueyo. Insistieron al dia siguiente en su propósito, y hasta penetraron en las calles de Monzon; pero acudiendo à tiempo desde Fonz Don Juan Baget tuvieron que retirarse con pérdida considerable. Escarmentados de este modo pidieron socorro a Barbastro, de donde salieron con presteza en su ayuda 2000 hombres. Desgraciadamente para ellos el Cinca hinchándose con las avenidas salió de madre, y les impidió vadear sus aguas. Separados por este incidente, y sin poder comunicarse los franceses de ambas orillas, conocieron su peligro los que ocupaban la izquierda, y para evitarle corrieron hácia Albalate en busca del puente de Fraga. Habia antes previsto su movimiento el gobernador español de Lérida, y se encontraron con que aquel paso estaba ya atajado. Revolvieron entonces sobre Fonz y Estadilla, queriendo repasar el Cinca del lado de las montañas situadas en la confluencia del Esera. Hostigados alli por todos lados, faltos de recursos y sin poder recibir auxilio de sus compañeros de la márgen derecha,

tuvieron que rendirse estos que en vano habian recorrido toda la izquierda, entregándose prisioneros el 21
de mayo á los gefes Perena y Baget en número de unos 600 hombres. Encendióse mas y mas con hecho tan glorioso la insurreccion del paisanage, y fue estimulado Blake á acelerar sus movimientos.

Ya este general despues de su salida de Tortosa se habia aproximado á la division francesa que en Alcañiz y sus alrededores mandaba el general Laval, obligándole á evacuar aquella ciudad el 18 del mes de mayo. Los enemigos todavía no tenian por alli numerosa fuerza, pues dicha division no permanecia entera y reunida en un punto, sino que acantonada se extendia hasta Barbastro, mediando el Ebro entre sus esparcidos trozos. Nada hubiera importado á los franceses semejante desparramamiento si no perdieran á Monzon, y si impensadamente no se hubiera aparecido Don Joaquin Blake, cuyos dos acontecimientos supiéronse en Zaragoza el 20 á la propia sazon que Suchet acababa de tomar el mando.

va suchet à su este general de mejorar el estado de su ejército antes de obrar, y en breve se preparó à ir à socorrer à su gente. Dejó en Zaragoza pocas tropas, y llevando consigo la mayor parte de la segunda division marchó à reforzar la primera del mando de Laval, que se reconcentraba en las alturas de Híjar. Juntas ambas ascendian à unos 8000 hombres, de los que 600 eran de caballería. Arengó Suchet à sus tropas, recordóles pasadas glórias, y yendo adelante se aproximó à Alcañiz, en donde ya estaba apostado Don Joaquin Blake. Contaba por su parte

el general español, reunidas que fueron las divisiones valenciana de Morella y aragonesa de Tortosa, 8176 infantes y 481 caballos.

La derecha al mando de Don Juan Cárlos de Areizaga se alojaba en el cerro de los Pueyos de Fórnoles; la izquierda gobernada por Don Pedro Roca permaneció en el cabezo ó cumbre baja de Rodriguer, situándose el centro en el de Capuchinos á las inmediatas órdenes del general en gefe y de su segundo el marqués de Lazan. Corria á la espalda del ejército el rio Guadalope, y mas allá se descubria colocada en un recuesto la ciudad de Alcañiz.

A las seis de la mañana del 23 aparecieron los enemigos por el camino de Zaragoza, retirándose á su vista la vanguardia española que regia Don Pedro Tejada. Pusieron aquellos su primer conato en apoderarse de la ermita de Fórnoles, atacando el cerro por el frente y flanco derecho, al mismo tiempo que ocupaban las alturas inmediatas. Contestaron con acierto los nuestros á sus fuegos, y repelieron despues con serenidad y vigorosamente una columna sólida de 900 granaderos, que marchaba arma al brazo y con grande algazara. Queriendo entonces el general Blake causar diversion al enemigo, envió contra su centro un trozo de gente escogida al mando de Don Martin de Menchaca. No estorbó esta atinada resolucion el que Suchet repitiese sus ataques para enseñorearse de la ermita de Fórnoles, si bien infructuosamente, alcanzando gloria y prez Areizaga y los españoles que defendian el puesto. Enojados los franceses al ver cuán inútiles eran sus esfuerzos, revolvieron sobre Menchaca, que, acometido por superiores fuerzas, tuvo que recogerse al cerro de la mencionada ermita. Extendióse en seguida la pelea al centro é izquierda española, avanzando una columna enemiga por el camino de Zaragoza con tal impetuosidad que por de pronto todo lo arrolló. Mandábala el general francés Fabre, y sus soldados llegaron al pie de las baterías españoles del centro, en donde los contuvo y desordenó el fuego vivisimo de los infantes, y el bien acertado à metralla de la artillería que gobernaba Don Martin García Loigorri. Rota y deshecha esta columna tuvieron los enemigos que replegarse, dejando el camino de Zaragoza cubierto de cadáveres. Nuestras tropas picaron algun trecho su retirada, y no insistió Blake en el perseguimiento por la desconfianza que le inspiraba su propia caballería que anduvo floja en aquella jornada. Perdieron los españoles de 200 á 300 hombres: los franceses unos 800, quedando herido levemente en un pie el general Suchet. Prosiguieron los últimos por la noche su marcha retrógrada, y tal era el terror infundido en sus Retirase Suchet a filas que esparcida la voz de que llegaban los españoles echaron sus soldados á correr, y mezclados y en confusion llegaron á Samper de Calanda. Avergonzados con el dia volvieron en

sí, y pudo Suchet recogerse á Zaragoza, cuyo suelo pisó de nuevo el 6 de junio.

Satisfecho Blake de haber reanimado á sus tropas con la victoria alcanzada, limitóse durante algunos dias á ejercitarlas en las maniobras militares, mudando únicamente de acantonamientos. La junta de Valencia acudió en su auxilio con gente y otros socorros, y la central, estableciendo un parte ó correo extraordinario dos veces por semana, mantuvo activa correspondencia, remitiendo en oro y por conducto tan expedito los suficientes caudales. Reforzado el general Blake y con mayores recursos se movió camino de Zaragoza, confiado tambien en que el entusiasmo de las tropas supliria hasta cierto punto lo que les faltase de aguerridas.

Por su parte el general Suchet tampoco desperdició el tiempo que le habia dejado su contrario, pues acampando su gente en las inmediaciones de Zaragoza procuró destruir las causas que habian situacion critica algun tanto corrompido la disciplina. Formó igual-

de Suchet. mente con objeto de evitar cualquiera sorpresa atrincheramientos en Torrero y á lo largo de la acequia, barreó el arrabal, mejoró las fortificaciones de la Aljafería, y envió camino de Pamplona lo mas embarazoso de la artillería y del bagage.

En las apuradas circunstancias que le rodeaban no solo tenia que prevenirse contra los ataques de Blake, sino tambien contra las asechanzas de los habitantes, y los esfuerzos de varios partidarios. De estos se adelantó orillas del Jalon un cuerpo franco de 1000 hombres al mando del coronel Don Ramon Gayan, y por el lado de Monzon é izquierda del Ebro acercóse al puente del Gállego el brigadier Perena. De suerte que otro descalabro como el de Alcañiz bastaba para que tuviesen los franceses que evacuar á Zaragoza, y dejar libre el reino de Aragon.

Afanado asi el general Suchet y lleno de zozobra ocupábase sobre todo en averiguar las operaciones de Don Joaquin Blake, cuando supo que este se aproximaba. Preparóse pues á recibirle, y dejando la caballería en el Burgo, distribuyó los peones entre el monte Torrero y el monasterio de Santa Fé, camino de Madrid, al paso que destacó á Muel al general Fabre con 1200 hombres.

Adelántase Blake El ejército español proseguia su movimiento, y engrosadas sus filas con nuevas tropas reunidas de varias partes, pasaba su número de 17,000 hombres. De ellos hallábase el 13 avanzada en Botorrita la division de Don Juan Cárlos de Areizaga, estando en Fuendetodos con los demas Don Joaquin Blake. Noticioso este general de que Fabre se habia adelantado de Muel á Longares, apresuró su marcha en la misma tarde con intento de coger al francés entre sus tropas y las de Areizaga. Mas aquel viéndose cortado del lado de Zaragoza, abandonó un convoy de víveres, y se retiró á Plasencia de Jalon. Inútilmente corrió en su ayuda la segunda division francesa, que ni pudo abrir la comuni-

cacion ni apoderarse del puesto que en Botorrita ocupaba Areizaga, teniendo al fin que replegarse sabedora de que venia sobre ella el

grueso del ejército español.

Cerciorado de lo mismo el general Suchet y resuelto á combatir, tomó sus disposiciones. La fuerza con que contaba ascendia á unos 12,000 hombres, debiéndose juntar en breve dos regimientos procedentes de Tudela, y Fabre que desde Plasencia caminaba á Zaragoza. La disciplina de sus soldados se habia mejorado, mostrándose mas serenos y animados que en Alcañiz.

En la mañana del 15 el general Blake luego que llegó á Maria, distante dos leguas y media de Zaragoza, pasó mas allá y cruzó el arroyo que pasa por delante de aquel pueblo. Su ejército estaba distribuido en columnas mandadas por coroneles, y le colocó sobre unas lomas repartido en dos líneas. La primera de estas la mandaba Don Pedro Roca, y en ella se mantuvo desde el principio Don Joaquin Blake. Estaba al frente de la segunda el marqués de Lazan. Situóse sobre la derecha que era la parte mas llana la caballería, capitaneada por el general Odonojú con algunos infantes, apoyándose en el Huerba, cuyas dos orillas ocupaba. La fuerza alli presente no pasaba de 12,000 hombres, continuando destacada en Botorrita la division de Areizaga compuesta de 5000 combatientes.

En frente y á corta distancia del nuestro se divisaba el ejército francés, guiado por su general Suchet. Los españoles permanecian quietos en su puesto, y los enemigos no se apresuraron á empeñar la accion hasta las dos de la tarde que les llegó el refuerzo de los regimientos de Tudela. Entonces habiendo dejado de antemano en Torrero al general Laval para tener en respeto á Zaragoza, movióse Suchet por el frente haciendo otro tanto los españoles. Dieron estos muestras de flanquear con su izquierda la derecha de los enemigos, lo cual estorbó el general francés reforzándola, hasta querer por aquella parte romper nuestras filas. Separaba á entrambos ejércitos una quebrada que recibió órden de cruzar el general Musnier, á quien no solo repelieron los españoles, sino que reforzada su izquierda con gente de la derecha le desordenaron y deshicieron. Acudió en su auxilio por mandato de Suchet el intrépido general Harispe, consiguiendo aunque herido restablecer entre sus tropas el ánimo y la confianza. En aquella hora sobrevino una horrorosa tronada con lluvia y viento que casi suspendió el combate, impidiendo á ambos ejércitos el distinguirse claramente.

Serenado el tiempo pensó Suchet que seria mas fácil romper la derecha no colocada tan ventajosamente, y en donde se hallaba la caballería inferior á la suya en número y disciplina. Asi fue que con una columna avanzó de aquel lado el general Habert, precediéndole Vattier con dos regimientos de caballería. Ejecutada la operacion con celeridad se vieron arrollados los ginetes españoles

y rota la derecha, apoderándose los franceses de un puentecillo por el cual se cruzaba el arroyo colocado detras de nuestra posicion. Permaneció no obstante firme en esta Don Joaquin Blake, y ayudado de los generales Lazan y Roca resistió durante largo rato y con denuedo á las impetuosas acometidas que por el frente y oblicuamente hicieron los franceses. Al fin flaqueando algunos cuerpos españoles se arrojaron todos abajo de las lomas que ocupaban, en cuyas hondonadas formándose barrizales con la lluvia de la tormenta se atascaron muchos cañones, de los que en todo se perdieron hasta unos quince. Fueron cogidos prisioneros el general Odonojú y el coronel Menchaca, siendo bastantes los muertos.

Retiráronse despues los españoles sin particular molestia, uniéndose en Botorrita á la division de Areizaga, que lastimosamente no tomó parte en la accion. Ignoramos las razones que asistieron á Don Joaquin Blake para tenerla alejada del campo de batalla. Si fue con intento de buscar en ella refugio en caso de derrota, lo mismo le hubiera encontrado teniéndola mas cerca y á su vista, con la diferencia de que empleados oportunamente sus soldados al desconcertarse la derecha, muy otro hubiera sido el éxito de la refriega, bien disputada por nuestra parte, recientes todavía los laureles de Alcañiz, y desasosegados los franceses con la terrible imágen de Zaragoza, que á la espalda aguardaba silenciosa su libertad.

El general Suchet volvió por la noche á aquella ciudad, mandando al general Laval que de Torrero caminase á amenazar la retaguardia de los españoles. Permaneció Don Joaquin Blake el 46 en Botorrita, resuelto á aguardar á los franceses: pudiera haberle costado cara semejante determinacion si el general Laval, descarriado por sus guias, no se hubiese retardado en su marcha. Admiróse Suchet al saber que Blake aunque derrotado se mantenia en Botorrita, de cuyo punto no se hubiera tan pronto movido si e amo de la casa donde almorzó Laval no le hubiese avisado de la marcha de este. Asi el patriotismo de un individuo preservó quizás al ejército español de un nuevo contratiempo.

Advertido Blake abrevió su retirada, sin que por eso hubiese antes habido ningun empeñado choque. Siguióle Suchet el 47 hasta la Puebla de Alborton, y el 18 ambos ejércitos se encontraron en Belchite. No era el de Blake mas numeroso que en Maria, pues si bien por una parte se le unió la division de Ariezaga y un batallon del regimiento de Granada procedente de Lérida, por otra habíase perdido en la accion mucha gente entre muertos y extraviados, y separádose el cuerpo franco de Don Ramon Gayan. Ademas la disposicion de los ánimos era diversa, decaidos con la desgracia. Lo contrario sucedia á los franceses, que, recobrado su antiguo aliento y contando casi las mis-

mas fuerzas, podian confiadamente ponerse al riesgo de nuevos combates.

Está Belchite situado en la pendiente de unas alturas que le circuyen de todos lados excepto por el frente y camino de Zaragoza, en donde yacen olivares y hermosas vegas que riegan las aguas de la Cuba ó pantano de Almonacid. Don Joaquin Blake puso su derecha en el Calvario, colina en que se respalda Belchite: su centro en Santa Bárbara, punto situado en el mismo pueblo, habiendo prolongado su izquierda hasta la ermita de Nuestra Señora del Pueyo. En algunas partes formaba el ejército tres líneas. Guarneciéronse los olivares con tiradores, y se apostó la caballería camino de Zaragoza. Aparecieron los franceses por las alturas de la Puebla de Alborton, atacando principalmente nuestra izquierda la division del general Musnier. Amagó de lejos la derecha el general Habert, y tropas ligeras entretuvieron el centro con varias escaramuzas. A él se acogieron luego nuestros soldados de la izquierda, agrupándose al rededor de Belchite y Santa Bárbara, lo que no dejó ya de causar cierta confusion. Sin embargo nuestros fuegos respondieron bien al principio á los de los contrarios, y por todas partes se manifestaban al menos deseos de pelear honradamente. Mas á poco incendiándose dos ó tres granadas españolas, y cayendo una del enemigo en medio de un regimiento, espantáronse unos, cundió el miedo á otros, y terror pánico se extendió á todas las filas, siendo arrastrados en el remolino mal de su grado aun los mas valerosos. Solos quedaron en medio de la posicion los generales Blake, Lazan y Roca, con algunos oficiales; los demas casi todos huyeron ó fueron atropellados. Sentimos, por ignorarlo, no estampar aqui para eterno baldon el nombre de los causadores de tamaña afrenta. Como la dispersion ocurrió al comenzarse la refriega, pocos fueron los muertos y pocos los prisioneros, ayudando á los cobardes el conocimiento del terreno. Perdiéronse nueve ó diez cañones que quedaban despues de la batalla de Maria, y perdióse sobre todo el fruto de muchos meses de trabajos, afanes y preparativos. Aunque es cierto que no fue Don Joaquin Blake quien dió inmediata ocasion á la derrota. censuróse con razon en aquel general la extremada confianza de aventurar una segunda accion tres dias despues de la pérdida de la de Maria, debiendo temer que tropas nuevas como las suyas no podian haber olvidado tan pronto tan reciente y grave desgracia.

Los franceses avanzaron el mismo 18 á Alcañiz. Los españoles se retiraron en mas ó menos desórden á puntos diversos : la division aragonesa de Lazan á Tortosa de donde habia salido, la de Valencia á Morella y San Mateo: acompañaron á ambos varios de los nuevos refuerzos, algunos tiraron á otros lados. Tambien repartiendo en columnas su ejército

el general francés, dirigió una la vuelta de Tortosa, otra del lado de Morella, y apostó al general Musnier en Alcañiz y orillas del Guadalope. En cuanto á él, despues de pasar en persona el Ebro por Caspe, de reconocer á Mequinenza y de recuperar á Monzon, volvió á Zaragoza, habiendo dejado de observacion en la línea del Cinca al general Habert.

Ganada la batalla de Belchite, si tal nombre merece, y despejada la tierra, figuróse Suchet que seria árbitro de entregarse descansadamente al cuidado interior de su provincia. En breve se desengañó, porque animados los naturales al recibo de las noticias de otras partes, y engrosándose las guerrillas y cuerpos francos con los dispersos del ejército vencido, apareció la insurreccion, como veremos despues, mas formidable que antes, encarnizándose la guerra de un modo desusado.

Desde Tortosa volvió el general Blake la vista al Pasa Blake à Canorte de Cataluña, y en especial la fijó en Gerona, de cuyo sitio y anexas operaciones suspenderemos hablar hasta el libro próximo, por no dividir en trozos hecho tan memorable. En lo demas de aquel principado continuaron tropas destacadas, somatenes y partidas incomodando al enemigo, pero de sus esfuerzos no se recogió abundante fruto faltando en aquellas lides el debido órden y concierto.

Tampoco cesaban las correspondencias y tratos con Barcelona, y Conspiracion de fue notable y de tristes resultas lo que ocurrió en mayo. Tramábase ganar la plaza por sorpresa. El general interino del principado marqués de Coupigny se entendia con varios habitantes, debiendo una division suya entrar el 16 á hurtadillas y por la noche en la ciudad, al mismo tiempo que del lado de la marina divirtiesen fuerzas navales á los franceses. Mas avisados estos frustraron la tentativa, arrestando á varios de los conspisuplicio de algu. radores que el 3 de junio pagaron públicamente su arrojo con la vida. Entre ellos reportado y con firmeza respondió al interrogatorio que precedió al suplicio el doctor Pou de la universidad de Cerbera: no menos atrevido se mostró un mozo del comercio llamado Juan Massana, quien ofendido de la palabra traidor con que le apellidó el general francés, replicóle : « El traidor es V. E. que con capa de amistad se ha « apoderado de nuestras fortalezas. » Recompensó el patíbulo tamaño brio.

Habia alterado al gobierno de José la excursion de Blake en Aragon á punto de pedir á Saint-Cyr que de Cataluña cayese sobre la retaguardia del general español. Graves razones le asistian para tal cuidado, pues ademas de las inmediatas resultas de la campaña, temia el influjo que podia esta ejercer en el mediodia Sucesos del

de España, donde el estado de cosas cada dia presamediodia de Esgiaba extensas é importantes operaciones militares. Por lo cual será bien que volviendo atras relatemos lo que por alli pasaba.

Despues de la batalla de Medellin habia sentado el mariscal Victor sus reales en Mérida, ciudad célebre por los restos de antigüedades que aun conserva, y desde la cual situada en feraz terreno se podia fácilmente observar la plaza de Badajoz, y tener en respeto las reliquias del ejército de Don Gregorio de la Cuesta. Para mayor seguridad de sus cuarteles fortificó el mariscal francés la casa del Conventual, residencia hoy de un provisor de la órden de Santiago, y antes parte de una fortaleza edificada por los romanos, divisándose todavía del lado del Guadiana, en el lugar llamado el Mirador, un murallon de fábrica portentosa. En lo interior establecieron los franceses un hospital y almacenaron muchos bastimentos.

De Mérida destacaron los enemigos a Badajoz algu-Patriotismo de Extremadura. nas tropas é intimaron la rendicion á la plaza, confiados en el terror que habia infundido la jornada de Medellin y tambien en secretos tratos. Salió su esperanza vana, respondiendo á sus proposiciones la junta provincial à cañonazos. Era en esta parte tan unánime la opinion de Extremadura, que por entonces no consiguió el mariscal Victor que pueblo alguno prestase juramento ni reconociese el gobierno intruso. Solo en Mérida obtuvo de varios vecinos, casi á la fuerza, que firmasen una representacion congratulatoria á José; mas el acto produjo tal escándalo en toda la provincia, que al decretar la junta contra los firmantes formación de causa, prefirieron estos comparecer en Badajoz y correr todo riesgo á mancillar su fama con la tacha de traidores. Su espontánea presentacion los libertó de castigo. No era extraño que los naturales mirasen con malos ojos á los que seguian las banderas del extrangero, cuando este saqueaba y asolaba horrorosamente la desgraciada Extremadura.

Por lo demas Victor habia permanecido inmoble Inaccion de Victor despues de lo de Medellin, no tanto porque temiese invadir la Andalucía cuanto por ser principal deseo del emperador la ocupacion de Portugal. Ya dijimos fueron su plan, que al tiempo que Soult penetrase aquel reino via de Galicia, etro tanto hiciesen Lapisse por Ciudad Rodrigo y Victor por Extremadura. La falta de comunicaciones impidió dar á lo mandado el debido cumplimiento, dificultándose estas á punto de que se interrumpieron aun entre los dos últimos generales. Ocasionóles tamaño embarazo Sir Roberto Wilson, quien antes de pasar á Portugal en cooperacion de Wellesley, habia destacado dos batallones al puerto de Baños, y cortado asi la correspondencia á los enemigos. Incomodados estos con tales obstáculos, estuviéronlo mucho mas con la insurreccion del paisanage que cundió por toda la tierra de Ciudad Rodrigo, de manera que temiendo Lapisse no entrar en Portugal á

tiempo, determinó pasar á Extremadura y obrar de acuerdo con Victor. Asi lo verificó haciendo una marcha rápida sobre Alcántara por el puerto de Perales.

Los vecinos de aquella villa trataron de defender la Entra en Alcantara. entrada apostándose en su magnifico puente, mas vencidos penetraron los franceses dentro, y en venganza todo lo pillaron y destruyeron, sin que respetasen ni aun los sepulcros. Diéronse no obstante los últimos priesa á evacuarla, continuando por la noche su camino, temerosos del coronel Grant y de Don Cárlos de España que seguian su huella, y los cuales entrando por la mañana en Alcántara se hallaron con el espantoso espectáculo de casas incendiadas y de calles obstruidas de cadáveres. Se incorporó en seguida Lapisse con Victor en Mérida el 19 de abril. Entonces prevaleciendo ante todo en la mente de los Victor. franceses la invasion de Portugal, mandó José al mariscal Victor que en union con el general Lapisse marchase la vuelta de aquel reino. Parecia oportuno momento para cumplir á lo menos en parte el plan del emperador, pues á la propia sazon se

Miño.

Marchan contra
Portugal.

Encaminóse pues Victor hácia Alcántara, poniendo
al cuidado de Lapisse repasar el puente, ocupado á su
llegada por el coronel inglés Mayne, quien en ausencia de Wilson
al norte de Portugal mandaba la legion lusitana. Quiso el inglés vo-

enseñoreaba el mariscal Soult de la provincia de Entre Duero y

al norte de Portugal mandaba la legion lusitana. Quiso el inglés volar un arco del puente, y no habiéndolo conseguido se replegó el 14 Poesisten de su inde mayo á su antigua posicion de Castello-Branco. Hasta alli despues de cruzar el Tajo envió Lapisse sus descubiertas por querer el mariscal Victor ir mas adelante. Mas aunque resuelto á ello, detuvieron á este temores del general Ma-

kenzie, el cual, segun apuntamos en el libro anterior, apostado en Abrantes al avanzar Wellesley á Oporto, salió al encuentro de los franceses para prevenir su marcha. El movimiento del inglés y voces vagas que empezaron á correr de la retirada de Soult de las orillas del Duero, decidieron á Victor no solo á desistir de su primer propósito, sino tambien á retroceder á Extremadura.

Por su parte Don Gregorio de la Cuesta luego que supo la partida de aquel mariscal, movióse con su ejército rehecho y engrosado, y puso los reales en la Fuente del Maestre, amagando sin estrecharle al Conventual de Mérida que guarnecian los franceses. Victor al volver de su correría se colocó en Torremocha, vigilando sus puestos avanzados los pasos del Tajo y Guadiana. Pero su inútil tentativa contra Portugal, el haber asomado ingleses á los lindes extremeños, y el reequipo y aumento del ejército de Cuesta, dieron aliento á la poblacion de las riberas del Tajo, la cual, interceptando las comunicaciones, molestó conti-

nuadamente á los enemigos. Mucho estimuló á la insurreccion la junta de Extremadura enviando para dirigirla á Don José Joaquin de Ayesteran y á Don Francisco Longedo, quienes, de acuerdo con Don Miguel de Quero, que ya antes habia empezado á guerrear en la Higuera de las Dueñas, provincia de Toledo, juntaron un cuerpo de 600 infantes y 100 caballos bajo el nombre de voluntarios y lanceros de Cruzada, del valle de Tiétar. Recorriendo la tierra molestaron los convoyes enemigos, y fueron notables mas adelante dos de sus combates, uno trabado el 29 de junio en el pueblo de Menga con las tropas del general Hugo comandante de Avila, otro el que sostuvieron el 1º de julio en el puente de Tiétar, y de cuyas resultas cogieron á los franceses mucho ganado lanar y vacuno. Se agregó despues esta gente á la vanguardia del ejército de Cuesta.

Mientras tanto el mariscal Victor viendo lo que crecia el ejéroito español, y temeroso de las fuerzas inglesas que se iban arrimando á Castello-Branco, repasó el Tajo situándose el 19 de junio en Plasencia. Poco antes envió un destacamento para volar el famoso puente de Alcántara, admirable y portentosa obra del tiempo de Trajano, que nunca fuera tan maltratada como esta vez, habiéndose contentado los moros y los portugueses en antiguas guerras con cortar uno de sus arcos mas

pequeños.

Otras atenciones obligaron luego á Victor á mudar de estancia. En la Mancha y asperezas de Sièrra-Morena, despues que Venégas tomó el mando de aquel ejército, se habian aumentado sus filas, ascendiendo el número de hombres á principios de junio á unos 19,000 infantes y 3000 caballos. Para no permanecer ocioso y foguear su gente, resolvió Venégas salir en 14 del mismo mes de las estrechuras de la sierra y sus cercanías, y recorrer las llanuras de la Mancha. Alcanzaron sus partidas de guerrilla algunas ventajas, y el 28 de junio la division de vanguardia regida por Don Luis Lacy escarmentó con gloria al enemigo en el pueblo de Torralba.

La repentina marcha de Venégas asustó en Madrid á José ya inquieto, segun hemos dicho, con la entrada de Blake en Aragon. Asi fue que al paso que ordenó á Mortier que se aproximase por el lado de Castilla la Vieja á las sierras de Guadarrama, previno al mariscal Victor que poniéndose sobre Talavera le enviase una division de infantería y la caballería ligera. Agregada esta fuerza á sus guardias y reserva, se metió José desde Toledo en la Mancha, y uniéndose con el 4º cuerpo del mando de Sebastiani, avanzó-hasta Ciudad Real. Venégas, que por entonces no pensaba comprometer sus huestes, replegóse á tiempo, y ordenadamente tornó á Santa Elena. Penetró el rey intruso hasta Almagro, y no osando arriscarse mas adentro, se restituyó á Madrid

devolviendo al mariscal Victor las tropas que de su cuerpo de ejército habia entresacado.

Tales fueron las marchas y correrías que precedieron en Extremadura y Mancha á la campaña llamada de Talavera, la cual siendo de la mayor importancia, exige que antes de entrar en la relacion de sus complicados sucesos, contemos las fuerzas que para ella pusieron en juego las diversas partes beligerantes.

De los ocho cuerpos en que Napoleon distribuyó su ejército al hacer en octubre de 1808 su segunda y terrible invasion, incorporóse mas tarde el de Junot con los otros, reduciéndose por consiguiente á siete el número de todos ellos. Cinco Foorzas que to- fueron los que casi en su totalidad coadyuvaron á la maron parte en campaña de Talavera. Tres, el 2º, 5º y 6º acantonados en julio en Valladolid, Salamanca y tierra de Astorga bajo el mando supremo del mariscal Soult, y el 1º y 4º alojados por el mismo tiempo en la Mancha y orillas del Tajo hácia Extremadura. Concurrió tambien de Madrid la reserva y guardia de José, pudiéndose calcular que el conjunto de todas estas tropas rayaba en 100,000 hombres. De los españoles vinieron sobre aquellos puntos los ejércitos de Extremadura y Mancha, el 1º de 36,000 combatientes, el 2º de unos 24,000. La fuerza de Wellesley acampada en Abrantes despues de su vuelta de Galicia, aunque engrosada con 5000 hombres, no excedia de 22,000, menguada con los muertos y enfermos. Pasaban de 4000 portugueses y españoles los que regia el bizarro Sir Roberto Wilson : de los últimos dos batallones habian sido destacados del ejército de Cuesta. Ademas 15,000 de los primeros que disciplinaba el general Beresford desde el Agueda se trasladaron despues hácia Castello-Branco. Por manera que el número de hombres llamado á lidiar ó á cooperar en la campaña era de parte de los franceses, segun acabamos de decir, de unos 100,000, y de casi otro tanto de la de los aliados, con la diferencia de ser aquellos homogéneos y aguerridos, y estos de varia naturaleza y en su mayor parte noveles y poco ejercitados en las

El general Wellesley, aunque al desembarcar en Lisboa habia conceptuado como mas importante la destruccion del mariscal Victor, empezó sin embargo, conforme relatamos, por arrojar á Soult de Portugal para caer despues mas desembarazadamente sobre el primero. Así se lo habia ofrecido al gobierno español al ir á Oporto, rogando que en el intermedio evitasen los generales españoles de Extremadura y Mancha todo serio reencuentro con los franceMarcha Welles- ses. Cumplióse por ambas partes lo prometido; vióse

Marcha Wellesley à Extremadura.

forzado Soult á evacuar á Portugal, y Wellesley, despues de haber dado descanso y respiro á sus tropas
en Abrantes, salió de alli el 27 de junio poniéndose en marcha hácia la frontera de Extremadura.

Andaban los franceses divididos acerca del plan que planes diversos convendria adoptar en aquellas circunstancias. José de los franceses deseaba conservar lo conquistado, y sobre todo no abandonar á Madrid, pensando quiza con razon que la evacuacion de la capital imprimiria en los ánimos errados sentimientos, en ocasion en que aun se mostraba viva la campaña de Austria. El mariscal Soult, ateniéndose á reglas de la mas elevada estrategia, prescindia de la posesion de mas ó menos territorio, y opinaba que se obrase en dos grandes cuerpos ó masas, cuyos centros se establecerian uno en Toro donde él estaba, y otro donde José residia.

Despues de la vuelta de Soult à Castilla nada de par-Situacion de ticular habia ocurrido alli, esforzándose solamente dicho mariscal por arreglar y reconcentrar los tres cuerpos que el emperador habia puesto á su cuidado. Encontró en ello estorbos asi en algunas providencias de José que habia, segun se dijo, llamado hácia Guadarrama á Mortier, y asi en la mal dispuesta voluntad del mariscal Ney, quien, picado de la preferencia dada por el emperador á su compañero, queria separarse, so pretexto de enfermedad, del mando del 6º cuerpo. Embarazaban tambien escaseces de varios efectos, y sobre todo el carecer de artillería el 2º cuerpo abandonada á su salida de Portugal. Para remover tales obstáculos, pedir auxilios y predicar en favor de su plan, envió Soult à Madrid al general Foy que en posta partió el 19 de julio. Tornó este el 24 del mismo, y aunque se remediaron las necesidades mas urgentes y se compusieron hasta cierto punto las desavenencias entre Ney y Soult, no se accedió al plan de campaña que el último proponia, atento solamente José a conjurar el nublado que le amenazaba del lado del Tajo.

Manteníase en Extremadura tranquilo Don Gregorio Cuesta en las cade la Cuesta en espera del movimiento del general cuesta del puesta, accion alguna de gravedad. Hubo solamente choques parciales, y honró a las armas españolas el que sostuvo en Aljucen Don José de Zayas, y otro que con no menor dicha trabó en Medellin el brigadier Ribas. Forzoso le era al anciano general reprimir su impaciencia, pues tal órden tenia de la junta central. Limitábase á avanzar siempre que los franceses retrocedian, y al situarse en Plasencia el mariscal Victor el 19 de junio, sentó Cuesta el 20 del mismo sus cuarteles en las casas del puerto, orilla izquierda del Tajo. Alli aguardó á que adelantasen los ingleses, enviando al comisionado de esta nacion coronel Bourke á proponer á su general el plan que le parecia mas oportuno para abrir la campaña.

Sir Arturo Wellesley, despues de levantar el 27 de junio su campo de Abrantes, prosiguió su marcha y estableció el 8 de julio su cuartel general en Plasencia, pasando el 10 á avistate allí con tarse con Cuesta en las casas del Puerto. Conferencia
él Wellesley

ron entre si largamente ambos generales, y propuestos varios planes se adoptó al fin el siguiente como preferible y mas Plan que adoptan. acomodado. Sir Roberto Wilson con la fuerza de su mando y dos batallones que Cuesta le proporcionaria, habia de marchar el 16 por la Vera de Plasencia con direccion al Alberche, ocupando hasta Escalona los pueblos de la orilla derecha: el 18 cruzaria el ejército británico por la Bazagona el Tiétar, en que se habia echado un puente provisional, y dirigiéndose por Majadas y Centenilla á Oropesa y al Casar, habia de extender su izquierda hasta San Roman y ponerse en contacto con la division de Wilson. El ejército español de Cuesta cruzando el 19 el Tajo por Almaraz y puente del Arzobispo habia de seguir el camino real de Talavera, y ocupar el frente del enemigo desde el Casar hasta el puente de tablas que hay sobre el Tajo en aquella ciudad, mas procurando en su marcha no embarazar la del ejército aliado. Tambien se acordó que Venégas, cuyo cuartel general estaba entonces en Santa Cruz de Mudela, y que dependia hasta cierto punto de Cuesta, avanzase si la fuerza del general Sebastiani no era superior á la suya, y que pasando el Tajo por Fuentidueña se pusiese sobre Madrid, debiendo retroceder á la sierra por Tarancon y Torrejoncillo, en caso que acudiesen contra él tropas numerosas. Agradó este plan por lo respectivo al movimiento de Cuesta y de los ingleses: no pareció tan atinado en lo tocante á Venégas, cuyo ejército alejándose demasiado del centro de operaciones, ni podia fácilmente darse la mano con los aliados en cualquiera mudanza de plan que hubiese, ni era posible acudir con prontitud en su auxilio, si aceleradamente caian reforzados sobre él los

Acordes Cuesta y Wellesley volvió el último á Plasencia, é impensadamente escribió el 16 al ayudante general Don Tomas Odonojú diciéndole que si bien estaba pronto á ejecutar el plan convenido, desprovisto su ejército de muchos artículos y sobre todo de trasportes, podrian quizá presentarse dificultades inesperadas, y despues añadia con tono mas acerbo, que en todo pais en que se abre una campaña, debiendo los naturales proveer de medios de subsistencia, si en este caso no se proporcionaban, tendria España que pasarse sin la ayuda de los aliados. Tal fue la primera queja que de este género se suscitó. Habia la junta central ofrecido suministrar cuantos auxilios estuviesen en su mano, y en efecto expidió órdenes premiosas á las juntas de Badajoz, Plasencia y Ciudad Rodrigo para hacer abundantes acopios de todos los artículados que culos precisos á la subsistencia del ejército británico, habia tomado la escogiendo ademas á Don Juan Lozano de Torres con

escogiendo ademas á Don Juan Lozano de Torres con los correspondientes comisarios de guerra para que le saliesen á recibir á la frontera de España. Semejantes resoluciones pudieran haber bastado en tiempos ordinarios, ahora no, mayor-

mente estando nombrado para ejecutarlas el Lozano de Torres, hombre antes embrollador que prudente y activo. Las escaseces fueron reales, mas agriándose las contestaciones, se trataron con injusticia unos y otros, dando ocasion, segun despues veremos, á enojos y desabrimientos.

Comenzó no obstante al tiempo convenido la mar-Marcha cha de los ejercitos aliados, haciendo solo en ella los tante el ejercito españoles una corta variacion por falta de agua en el camino de Talavera. El 21 de julio se alojaban ambos entre Oropesa y Velada: prosiguieron el 22 su camino encontrándose la vanguardia regida por Don José de Zayas con fuerza enemiga, capitaneada por el general Latour-Maubourg. Las escaramuzas duraron parte del dia, portándose nuestros soldados bizarramente, y con eso y aparecer los ingleses cruzaron los enemigos el Alberche, estando en Cazalegas el cuartel general del mariscal Victor. Las divisiones de Villate y Lapisse formaban sobre su derecha en altozanos que dominan la campaña, y la de Ruffin cubria sobre la izquierda tocando al Tajo el puente del Alberche, larguísimo y de tablas, amparado ademas su desembocadero con 14 piezas de artillería. Ascendian sus fuerzas á 25,000 hombres, y permanecieron en sus puestos los dias 22 y 23.

Acercáronse alli por su lado los ejércitos aliados, y Propone Wei-Sir Arturo Wellesley propuso a Don Gregorio de la lesley Cuesta atacar á los enemigos sin tardanza el mismo 23, mas el general español pidió que se difiriese hasta la madrugada siguiente. Fútiles fueron las razones que despues Rehusalo el genealegó para tal dilacion, contrastando el detenimiento de ahora con el prurito que tuvo siempre y renovó luego de combatir á todo trance. Aseguran algunos extrangeros que se negó por ser domingo, mas ni Cuesta pecaba de tan nimio, ni en España prevalecia semejante preocupacion. Ha habido ingleses que han tachado á cierto oficial del estado mayor de Cuesta de la nota de entenderse con los enemigos. Ignoramos el fundamento de sus sospechas. Lo cierto es que los franceses, ya en situacion apurada, decamparon en la noche del 23 al 24, y en lugar de seguir el camino de Madrid, tomaron por Torrijos el de Toledo. Falló asi destruir al mariscal Victor à la sazon que sus fuerzas eran inferiores à las aliadas, y falló por la inoportuna prudencia de Cuesta, prenda nunca antes notada entre las de este general.

Incomodado por ello Wellesley, receloso de que Incomodase Welcontinuasen escaseando las subsistencias, y pareciéndole quizá arriesgado internarse mas antes de estar cierto de lo que pasaba en Castilla la Vieja, declaró formalmente que no daria un paso mas allá del Alberche á no afianzársele la manutencion de sus tropas. Cuesta que el 23 se remoloneaba para atacar, impelido ahora por aviesa mano, ó renaciendo en su ambicioso ánimo el de-

seo de entrar antes que ninguno en Madrid, marchó solo y sin los ingleses, y llegó el 24 al Bravo y Cebolla, y adelantándose el 25 á Santa Olalla y Torrijos, hubo de costar cara su loca temeridad.

Los franceses no se retiraban sino para reconcen-**Reconcéntranse** los franceses. trarse y engrosar sus fuerzas. José, despues de dejar en Madrid una corta guarnicion, habia salido con su guardia y reserva, uniéndose á Victor el 25 por Vargas y orilla izquierda del Guadarrama. Otro tanto hizo Sebastiani, que observaba á Venégas en la Mancha cerca de Daimiel, cuando se le mandó acudir al Tajo. Con esta union los franceses, que poco antes tenian para oponerse á los aliados solo unos 25,000 hombres, contaban ahora sobre 50,000 alojados á corta distancia de Cuesta, detras del rio Guadarrama. Venégas, sabedor de la marcha de Sebastiani, envió en pos de él y hácia Toledo una division al mando de Don Luis Lacy, Avanza Wilson à aproximándose en persona á Aranjuez con lo restante Navalcarnero. de su ejército. No por eso dividieron los franceses sus fuerzas, ni tampoco por otros movimientos de Sir Roberto Wilson, quien, extendiéndose con sus tropas por Escalona y la villa del Prado, se habia el 25 metido hasta Navalcarnero, distante cinco leguas de Madrid, cuyo suceso hubo de causar en la capital un levantamiento.

Aunque juntos los cuerpos de Victor y Sebastiani con la reserva y guardia de José, no pensaban los franceses empeñarse en accion campal, aguardando á que el mariscal Soult, con los tres cuerpos que capitaneaba en Salamanca, viniese sobre la espalda de los aliados por las sierras que dividen aquellas provincias de la de Extremadura. Plan sabio, de que habia sido portador desde Madrid el general Foy, y cuyas resultas hubieran podido ser funestísimas para el ejército combinado. La impaciencia de los franceses malogró en el campo lo que prudentemente se habia determinado en el consejo.

Viendo el 26 de julio la indiscreta marcha de Cuesta, Peligro que corre el ejército de Cuesta. quisieron escarmentarle. Asi arrollaron aquel dia sus puestos avanzados, y aun acometieron á la vanguardia. El comandante de esta Don José de Zayas avanzó á las llanuras que se extienden delante de Torrijos, en donde lidió largo rato, tratando solo de retirarse al noticiarle que mayor número de gente venia á su encuentro. Comenzó entonces ordenadamente su movimiento retrógrado, pero arredrados los infantes con ver que no podia maniobrar el regimiento de caballería de Villaviciosa metido entre unos vallados, retrocedieron en desórden á Alcabon, à donde corrió en su amparo el duque de Alburquerque, asistido de una division de 3000 caballos. Dióse con esto tiempo á que la vanguardia se recogiese al grueso del ejército, que teniendo á su cabeza al general Cuesta caminaba no con el mejor concierto á abrigarse del ejército inglés. La vanguardia de este ocupaba á Cazalegas, y su comandante el general Sherbrooke hizo ademan de resistir á los enemigos que se detuvieron en su marcha. Parecia que con tal leccion se ablandaria la tenacidad del general Cuesta, mas desentendiéndose de las justas reflexiones de Sir Arturo Wellesley, á duras penas consintió repasar el Alberche.

Anunciaba la union y marcha de los enemigos la proximidad de una batalla, y se preparó á recibirle el general inglés. En consecuencia mandó á Wilson que de Navalcarnero volviese á Escalona, y no dejó tropa alguna á la izquierda del Alberche, resuelto á ocu-

par una posicion ventajosa en la márgen opuesta.

Escogió como tal el terreno que se dilata desde Talavera de la Reina hasta mas allá del cerro de Medellin, y que abraza en su extension unos tres cuartos

llin, y que abraza en su extension unos tres cuartos de legua. Alojábase á la derecha y tocando al Tajo el ejército español: ocupaba el inglés la izquierda y centro. Era como sigue la fuerza y distribucion de entrambos. Componíase el de los españoles de cinco divisiones de infantería y dos de caballería, sin contar la reserva y vanguardia. Mandaban las últimas Don Juan Berthuy y Don José de Zayas. De las divisiones de caballería guiaba la primera Don Juan de Henestrosa, la segunda el duque de Alburquerque. Regian las de infantería segun el órden de su numeracion el marqués de Zayas, Don Vicente Iglesias, el marqués de Portago, Don Rafael Manglano y Don Luis Alejandro Bassecourt. El total de tropas españolas, deducidas pérdidas, destacamentos y extravíos, no llegaba á 34,000 hombres, de ellos cerca de 6000 de caballería. Contaban alli los ingleses mas de 16,000 infantes y 3000 ginetes repartidos en cuatro divisiones á las órdenes de los generales Sherbrooke, Hill, Mackenzie y Campbell.

La derecha que formaban los españoles se extendia delante de Talavera y detras de un vallado que hay á la salida. Colocóse en frente de la suntuosa ermita de Nuestra Señora del Prado una fuerte batería, con cuyos fuegos se enfilaba el camino real que conduce al puente del Alberche. Por el siniestro costado de los españoles, y en un intermedio que habia entre ellos y los ingleses, empezóse á construir en un altozano un reducto que no se acabó; viniendo despues é inmediatamente la division de Campbell, á la que seguia la de Sherbrooke, cubriendo con la suya la izquierda el general Hill. Permaneció apostada cerca del Alberche la division del general Mackenzie con órden de colocarse en 2ª línea y detras de Sherbrooke al trabarse la refriega. Era la llave de la posicion el cerro en donde se alojaba Hill, llamado de Medellin, cuya falda baña por delante y defiende con hondo cauce el arroyo Portiña, separándole una cañada por el siniestro lado de los peñascales de la Atalaya é hijuelas de la sierra de Segurilla.

Al amanecer del 27 de julio poniendo José desde Santa Olalla

sus columnas en movimiento, llegaron aquellas á la una del dia á las alturas de Salinas, izquierda del Alberche. Sus gefes no podian aun de alli descubrir distintamente las maniobras del ejército combinado, plantado el terreno de olivos y moreras. Mas escuchando José al mariscal Victor que conocia aquel pais, temó en su consecuencia las convenientes disposiciones. Dirigió el 4º cuerpo del mando de Sebastiani contra la derecha que guardaban los españoles, y el 1º del cargo de Victor contra la izquierda, al mismo tiempo que amenazaba el centro de la caballería. Cruzado el Alberche, siguió el 4º cuerpo con la reserva y guardia de José, que le sostenia, el camino real de Talavera, y el 1º que vino por el vado cayó tan de repente sobre la torre llamada de Salinas, en donde estaba apostado el general Mackenzie, que causó algun desórden en su division, y estuvo para ser cogido prisionero Sir Arturo Wellesley, que observaba desde aquel punto los movimientos del enemigo. Pudieron al fin todos, aunque con trabajo, recogerse al cuerpo principal del ejército aliado.

Iba pues á empeñarse una batalla general. Los franceses avanzando empezaron antes de anochecer su ataque con un fuerte cañoneo y una carga de caballería sobre la derecha que defendian los españoles, de los que ciaron los cuerpos de Trujillo y Badajoz de línea y leales de Fernando VII, y aun hubo fugitivos que esparcieron la consternacion hasta Oropesa, yendo envueltos con ellos y no menos aterrados algunos ingleses. No fue sin embargo mas allá el desórden, contenido el enemigo por el fuego acertado de la artillería y de los otros cuerpos, y tambien por ser su principal objeto caer sobre la izquierda en que se alojaba el general Hill.

Dirigieron contra ella las divisiones de los generales Ruffin y Villatte, y encaramáronse al cerro á pesar de ser la subida áspera y empinada con la dificultad tambien de tener que cruzar el cauce del Portiña. Atropellándolo todo con su impetuosidad tocaron á la cima de donde precipitadamente descendieron los ingleses por la ladera opuesta. El general Hill, aunque herido su caballo y á riesgo de caer prisionero, volvió á la carga y con la mayor bizarría recuperó la altura. Ya bien entrada la noche insistieron los franceses en su ataque, extendiéndole por la izquierda de ellos el general Lapisse contra otra de las divisiones inglesas. Viva fue la refriega y larga, sin fruto para los enemigos. Pasadas las doce de la misma noche un arma falsa, esparcida entre los españoles, dió ocasion á un fuego graneado que duró algun tiempo, y causó cierto desórden que afortunadamente no cundió á toda la línea.

Al amanecer del 28 renovaron los franceses sus tentativas, acometiendo el general Ruffin el cerro de Medellin por su frente y la cañada de la izquierda: sostúvole en su empresa el general Villatte. La pelea fue porfiada, repetidos los ataques ya en masa ya en pe-

lotones, la pérdida grande de ambas partes, herido el general Hill, dudoso el éxito en ocasiones, hasta que los franceses tornando á sus primeros puestos, abrigados de formidable artillería suspendieron el combate.

Falto el ejército británico de cañones de grueso calibre pidió el general Wellesley algunos de esta clase a Don Gregorio de la Cuesta: los cuales se colocaron al mando del capitan Uclés en el reducto empezado a construir en el altozano, interpuesto entre españoles é ingleses. Viendo tambien el general Wellesley el empeño que ponia el enemigo en apoderarse del cerro de Medellin, sintió no haber antes prolongado su izquierda y guarnecídola del lado de la cañada; por lo que, para corregir su olvido, colocó alli parte de su caballería que sostuvo la de Alburquerque, y alcanzó de Cuesta el que destacase la 5ª division del mando de Bassecourt, cuyo gefe se situó cubriendo la cañada en la falda y peñascales de la Atalaya.

En aquel momento dudó José de si convenia retirarse ó continuar el combate. Victor estaba por lo último, el mariscal Jourdan por lo primero. Vacilante José algun tiempo decidióse por la connuacion, habiendo recorrido antes la línea en todo su largo.

En el intermedio hubo un respiro que duró desde las nueve hasta las doce de la mañana, bajando sin ofenderse los soldados de ambos ejércitos á apagar en el arroyo de Portiña la sed ardiente que les causaba lo muy bochornoso del dia.

Por fin los franceses volvieron á proseguir la accion. Vigilaba sus movimientos Sir Arturo Wellesley desde el cerro de Medellin. Acometió primero el general Sebastiani el centro, por la parte en que se unian los ingleses y los españoles. Aqui se hallaban de parte de los últimos las divisiones 3º y 4º al cuidado ambas de Don Francisco de Eguia, formando dos líneas, la primera mas avanzada que la inmediata de los ingleses. El francés quiso sobre todo apoderarse de la batería del reducto, mas al poner el pie en ella recibieron sus soldados una descarga á metralla de los cañones puestos alli poco antes al mando del capitan Uclés, y cayendo los ingleses en seguida sobre sus filas, experimentaron estas horrorosa carnicería. Replegados en confusion los franceses á su línea, rechazaron á sus contrarios cuando avanzaron. Reiteráronse tales tentativas, hasta que en la última intentando los enemigos meterse entre los ingleses y los españoles, se vieron flanqueados por la primera línea de estos mas avanzada, y acribillados por una batería que mandaba Don Santiago Piñeiro, militar aventajado. Repelidos asi y al tiempo que va flaqueaban, dió sobre ellos asombrosa carga el regimiento español de caballería del Rey guiado por su coronel Don José María de Lastres, á quien herido sustituyó en el acto con no menor brio su teniente Don Rafael Valparda. Todo lo atropellaron nuestros ginetes, dando lugar á que se cogieran diez cañones, de los que cuatro trajo al campo español el mencionado Piñeiro.

A la misma sazon en la izquierda del ejército aliado trató la division del general Ruffin de rodear por la cañada el cerro de Medellin, amenazando parte de la de Villatte subir á la cima. Colocada la caballería inglesa en dicha cañada, aunque padeció mucho, en especial un regimiento de dragones, logró desconcertar á Ruffin, sosteniendo sus esfuerzos la division de Bassecourt y la caballería de Alburquerque. Tambien sirvió de mucho la oportunidad con que el distinguido oficial Don Míguel de Alava ayudante del último, condescendiendo con los deseos del general inglés Fane, y sin aguardar por la premura el permiso de su gefe, dispuso que obrasen dos cañones al mando del capitan Entrena, que hicieron en el enemigo grande estrago. Así se ve como en ambas alas andaba la refriega favorable á los aliados.

Hubo de comprometerse su éxito durante cierto espacio en el centro. Acometió alli al general Sherbrooke el francés Lapisse, el cual si bien al principio fue rechazado gallardamente, prosiguiendo los guardias ingleses con sobrado ardor el triunfo, repeliérontos á su vez los franceses introduciendo confusion en su línea, momento apurado, pues roto el centro hubieran los aliados perdido la batalla. Felizmente al ver Wellesley lo que se empeñaban los guardias, con prevision ordenó desde el cerro donde estaba bajar al regimiento número 48 mandado por el coronel Donellan, cuyo cuerpo se portó con tal denuedo que conteniendo á los franceses dió lugar á que los suyos volviesen en sí y se rehiciesen. Sucedido lo cual avanzando de la 2º línea la caballería ligera á las órdenes de Cotton, y maniobrando por los flancos la artillería entre la que tambien lució con sus cañones el capitan Entrena, ciaron desordenados los franceses, cavendo mortalmente herido el general Lapisse. Ya entonces se mostraron por toda la línea victoriosos los aliados. Recogiéronse los franceses á su antigua posicion, cubriendo el movimiento los fuegos de su artillería. El calor y lo seco de la tierra con el tráfago y pisar de aquel dia, produjeron poco despues en la yerba y matorrales un fuego que, recorriendo por muchas partes el campo, quemó á muertos y á postrados heridos. Perdieron los ingleses en todo 6268 hombres, los franceses 7389 con 17 cañones: murieron de cada parte dos generales. Ascendió la pérdida de los españoles á 1200 hombres. quedando herido el general Manglano.

De este modo pasó la batalla de Talavera de la Reina, que empezada el 27 de julio no concluyó hasta el siguiente dia, y la cual tuvo, por decirlo asi, tres pausas ó jornadas. En la última del 28 se comportaron los españoles con valor é intrepidez. A los cuerpos que el 27 flaquearon nada menos intentó Cuesta que diezmarlos, como si su falta no proviniese mas bien de anterior indisciplina que de cobardía villana. Intercedió el general inglés y amansó el feroz pecho del español, mas desgraciadamente cuando ya habian sido arcabuceados 50 hombres.

Nombró la junta central á Sir Arturo Wellesley capitan general de ejército, y elevôle su gobierno á par que da la junta de Inglaterra bajo el título de lord vizconde Wellington de Talavera, con el cual le distinguiremos en adelante.

central y el go-bierno inglés.

Dispensó tambien la central otras gracias á los gefes españoles, condecorando á Don Gregorio de la Cuesta con la gran cruz de Cárlos III.

El 29 de julio repasaron los franceses el Alberche, apostándose en las alturas de Salinas. Marchó en se-

Retiranse los

guida José con el cuarto cuerpo y la reserva á Santa Olalla, y se colocó el 31 en Illescas, habiendo antes destacado una division vuelta de Toledo, á cuya ciudad amenazaba gente de Venégas. El mariscal Victor, recelándose de los movimientos por su flanco de Sir Roberto Wilson, cuya fuerza creia superior, se retiró tambien el 1º de agosto hácia Maqueda y Santa Cruz del Retamar, creciendo el desacuerdo entre él y el mariscal Jourdan, como acontece en la desgracia.

Lord Wellington y los españoles se mantuvieron en Talavera, adonde llegó el 29 con 3000 hombres de re- lington el aloanfresco el general Crawfurd, que al ruido de la batalla

No sigue Wel-

se apresuró á incorporarse á tiempo, aunque inútilmente, al grueso del ejército. No quiso Wellington à pesar del refuerzo seguir el alcance, ya porque considerase á los franceses mas bien repelidos que deshechos, ó ya porque no se fiase en la disciplina y organizacion del ejército español, tolerable en posicion abrigada, pero muy imperfecta para marchas y grandes evoluciones. Otras Motivos de ello. causas pudieron tambien influir en su determinacion: tal fue el anuncio del armisticio de Znaim, que se publicó en Gaceta extraordinaria de Madrid de 27 de julio; tal asimismo la marcha progresiva de Soult, de que se iban teniendo avisos mas ciertos. Sin embargo no fundó el general inglés su resolucion en ninguna de tan poderosas é insinuadas razones, fuese que no quisiera ofender á los caudillos españoles, ó que temiera sobresaltar los ánimos con malas nuevas. Disculpóse solamente para no avanzar con la falta de víveres, pareciendo á algunos que si realmente tal escasez afligia al ejército, no era oportuno modo de remediarla permanecer en el lugar en donde mas se sentia, cuando yendo adelante se encontrarian paises menos devastados, y ciudades y pueblos que ansiosamente y con entusiasmo aguardaban á sus libertadores.

Por tanto crevóse en general que si bien no abun- Llega Soult à Exdaban las vituallas, la detencion del ejército inglés pendia principalmente de los movimientos del mariscal Soult, quien segun aviso recibido en 30 de julio intentaba atravesar el puerto de Baños, defendido por el marqués del Reino con cuatro batallones, dos destacados anteriormente del ejército de Cuesta y dos de Béjar. A la primera noticia pidió lord Wellington que tropa española

fuese á reforzar el punto amenazado, y dificultosamente recabó de Don Gregorio de la Cuesta que destacase para aquel objeto en 2 de agosto la quinta division del mando de Don Luis Bassecourt: poca fuerza y tardía, pues no pudiendo el marqués del Reino resistir á la superioridad del enemigo se replegó sobre el Tiétar, entrando los franceses en Plasencia el 1º de agosto.

Cerciorados los generales aliados de tan triste acontecimiento, convinieron en que el ejército británico iria al encuentro de los enemigos, y que los españoles permanecerian en Talavera para hacer rostro al mariscal Victor en caso de que volviese á avanzar por aquel lado. Las fuerzas que traian los franceses constaban del quinto, segundo y sexto cuerpo, ascendiendo en su totalidad á unos 50,000 hombres. Precedia á los demas el quinto á las órdenes del mariscal Mortier, seguiale el segundo á las inmediatas de Soult, que ademas mandaba á todos en gefe, y cerraba la marcha el sexto capitaneado por el mariscal Ney. Fue de consiguiente Mortier quien arrojó de Baños al marqués del Reino, entendiéndose ya hácia la venta de la Bazagona por una parte y por otra hácia Coria, cuando el 3 de agosto pisó Soult las calles de Plasencia, y cuando Ney cruzaba en el mismo dia los lindes extremeños. Tal y tan repentina avenida de gente asoló aquella tierra frondosisima en muchas partes, no escasa de cierta industria, y en donde aun quedan rastros y mijeros de una gran calzada romana. El general Beresford, que antes estaba situado con unos 15,000 portugueses detras del Agueda, siguió al ejército francés en una linea paralela, y atravesando el puerto de Perales llegó á Salvatierra el 17 de agosto, desde cuyo punto trató de cubrir el camino de Abrantes.

Ibanse de esta manera acumulando en el valle ó prolongada cuenca que forma el Tajo desde Aranjuez hasta
los confines de Portugal muchedumbre de soldados,
cuyo número, inclusos los ejércitos de Venégas y Beresford, rayaba
en el de 200,000 hombres de muchas y varias naciones. Siendo
dificil su mantenimiento en tan limitado terreno y corto el tiempo
que se requeria para reunir las masas, era de conjeturar que unos
y otros estaban próximos á empeñar decisivos trances. Pero en
aquella ocasion como en tantas otras no aconteció lo que parecia
mas probable.

Lord Wellington, informado de que el mariscal Soult se interponia entre su ejército y el puente de Almaraz, resolvió pasar por el del caesta se retira Arzobispo y establecer su línea de defensa detras del de Talavera. Tajo. Por su parte Don Gregorio de la Cuesta, temeroso tambien de aguardar solo en Talavera á José y Victor que de nuevo se unian, abandonó la villa y se juntó en Oropesa con la quinta division y el ejército británico. Desazonó á Wellington la determinacion del general español por parecerle precipitada, y

sobre todo por no haber puesto el correspondiente cuidado en salvar los heridos ingleses que habia en Talavera. Desatendió por tanto y con justicia los clamores de Don Gregorio de la Cuesta, que insistia en que se conservase la posicion de Oropesa como propia para una batalla. Cruzó pues Wellington el puente del Arzobispo, y estableció su cuartel general en Deleitosa el 7 de agosto, poniendo en Mesas de Ibor su retaguardia. Envió tambien por la orilla izquierda del Tajo al general Crawfurd con una brigada y seis piezas. el cual llegó felizmente á tiempo de cubrir el paso de Almaraz y los vados.

Forzado bien á su pesar el general Cuesta á seguir al ejército inglés pasó el 15 el puente del Arzobispo, do se pone en la hácia donde con presteza se agolpaban los enemigos. Prosiguió su marcha por la Peraleda de Garbin á

Mesas de Ibor, dejando en guarda del puente á la quinta division del cargo de Don Luis Bassecourt, y por la derecha en Azutan para atender á los vados al duque de Alburquerque con 3000 caballos. Mas apenas habia llegado Cuesta á la Peraleda cuando ya eran dueños los enemigos del puente del Arzobispo.

Acercándose alli de todas partes el quinto cuerpo, se habia colocado su gefe Mortier en la Puebla de Naciados. Estaba á la sazon en Navalmoral el mariscal Ney, y Soult desde el Gordo habia destacado caballería camino de Talavera para ponerse en comunicacion con Victor, de vuela va este el 6 en aquella villa. Asi todas las tropas francesas podian ahora darse la mano y obrar de acuerdo.

Reconcentráronse pues para forzar el paso del Arzobispo el quinto y segundo cuerpo, al tiempo que franceses. Victor por el puente de tablas de Talavera debia llamar la atencion de los españoles, y aun acometerlos siguiendo la izquierda del Tajo. A las dos de la tarde del 18 formalizaron los franceses su ataque contra el paso del Arzobispo: dirigialo el mariscal Mortier. El calor del dia y el descuido propio de ejércitos mal disciplinados hizo que no hubiese de nuestra parte gran vigilancia, por lo cual en tanto que los enemigos embestian el puente cruzaron descansadamente un vado 800 caballos suyos, guiados por el general Caulincourt, quedando unos 6000 al otro lado prontos á ejecutar lo mismo. Procuraron los españoles impedir el paso del Arzobispo abriendo un fuego muy vivo de artillería, agenos de que Caulincourt pasando el vado acometeria como lo hizo por la espalda. Solo habia en el puente 300 húsares del regimiento de Extremadura que contuvieron largo rato los impetus de los ginetes enemigos, á quienes hubiera costado caro su arrojo si Alburquerque hubiese llegado á tiempo. Pero los caballos de este desensillados y sin bridas tardaron en prepararse, acudiendo despues atropelladamente, con cuya detencion y falta de órden dióse lugar á que vedease el rio toda la caballería francesa, que ayudada de algunos infantes desconcertó á nuestra gente, de la cual parte tiró á Guadalupe y parte á Valde-

lacasa, perdiéndose cañones y equipages.

Afortunadamente no prosiguieron los enemigos mas adelante dirigiendo sus fuerzas á otros puntos, por lo que los aliados pudieron mantenerse tranquilos; los ingleses sobre la izquierda hácia Almaraz con su cuartel general en Jaraicejo, los españoles sobre la derecha con el suyo en Deleitosa, atentos tambien á proteger la posicion de Mesas de Ibor. Don Gregorio de la Cuesta, mando. abrumado con los años, sinsabores é incomodidades de la campaña, hizo dimision del mando el 12 de agosto, sucediéndole interinamente y despues en propiedad Don Francisco Sucédele Eguia. de Eguia.

Puestos los aliados á la orilla izquierda del Tajo, y Nuevas dispotemiendo José movimientos en Castilla la Vieja, cuyas guarniciones estaban faltas de gente, determinó siguiendo el parecer de Ney suspender las operaciones del lado de Extremadura. Asi lo tenia igualmente insinuado Napoleon desde Scheenbrunn con fecha de 29 de julio, desaprobando que se empeñasen acciones importantes hasta tanto que llegasen á España nuevos refuerzos que se disponia á enviar del norte. Conforme á la resolucion de José situóse Soult en Plasencia, reemplazó en Talavera al cuerpo de Victor el de Mortier, y retrocedió con el suyo á Salamanca el mariscal Ney.

Wilson y Ney en el puerto de Ba-

Caminaba el último tranquilamente á su destino sin pensar en enemigos, cuando de repente tropezó en el puerto de Baños con obstinada resistencia. Causábala Sir Roberto Wilson, quien abandonado y estando el 4 de agosto en Velada sin noticia del paradero de los aliados, repasó el Tiétar, y atravesando acelerada é intrépidamente las sierras que parten términos con las provincias de Avila y Salamanca, fue á caer á Bejar por sitios solitarios y fragosos. Desde alli queriendo incorporarse con los aliados contramarchó hácia Plasencia por el puerto de Baños, á la propia sazon que el mariscal Ney revolvia sobre Salamanca. La fuerza de Wilson de 4000 hombres la componian portugueses y españoles. Dos batallones de estos avanzados en Aldeanueva defendieron á palmos el terreno hasta la altura del desfiladero, en donde se alojaban los portugueses. Sostúvose Wilson en aquel punto durante horas, y no cedió sino á la superioridad del número : segun la relacion de tan digno gefe sus soldados se portaron con el mayor brio, y al retirarse los hubo que respondiendo á fusilazos á la intimacion del enemigo de rendirse, se abrieron paso valerosamente.

El cuerpo del mariscal Soult mientras permaneció en tierra de Plasencia, acostumbrado á vivir de rapiña, taló campos, ejército de Soult. quemó pueblos, y cometió todo género de excesos.

Al obispo de Coria Don Juan Alvarez de Castro, anciano de ochenta y cinco años, postrado en una cama, sacaronle de ella violentamente merodeadores franceses, y sin piedad le arcabucearon. Parecida atrocidad cometieron con otros pacíficos y honrados ciudadanos.

En tanto José pensó en hacer frente al general Venégas, que por su parte habia puesto en gran cuidado
á la corte intrusa adelantándose al Taje en 23 de julio, al tiempo
que el general Sebastiani retrocedió á Toledo. Era el ejército de
Don Francisco Venégas de los mejor acondicionados de España, y
sobresalian sus gefes entre los mas señalados. Estaba distribuido
en cinco divisiones que regian: la primera Don Luis Lacy; la segunda Don Gaspar Vigodet; la tercera Don Pedro Agustin Giron;
la cuarta Don Francisco Gonzalez Castejon, y la quinta Don Tomas
de Zerain. Gobernaba la caballería el marqués de Gelo. Ya hablamos de su fuerza total.

El 27 de julio dispuso el general Venégas que la primera division pasase á Mora, cayendo sobre To-ledo al paso que él se trasladaba á Tembleque con la cuarta y quinta, y avanzaban á Ocaña la segunda y tercera. Ejecutóse la operacion yendo hasta Aranjuez en la mañana del 29. Un destacamento de 400 hombres mandados por el coronel Don Felipe Lacorte se extendió á la cuesta de la Reina, en donde dispersó tropas del enemigo y les cogió varios prisioneros.

En tal situacion parecia natural que Venégas se hubiera metido en Madrid, desguarnecido con la salida de José via de Talavéra. Aguijon era para ello el nombramiento que el mismo dia 29 recibió de la central, encargándole interinamente el mando de Castilla la Nueva, con prevencion de que residiese en Madrid.

Pero siendo el verdadero motivo de concederle esta paracia el disminuir el influjo pernicioso de Cuesta, caso que nuestras tropas ocupasen la capital, se le advertia al mismo tiempo que no se empeñase muy adelante, pues los ingleses con pretexto de falta de subsistencias no pasarian del Alberche.

Hubiera aun podido detener á Venégas para entrar en Madrid el parte que el 30 le dió Lacy desde Nuestra Señora de la Sisla, de que enemigos se agolpaban á Toledo, si en el mismo dia no hubiese tambien recibido oficio de Cuesta anunciando la victoria de Talavera, coligiéndose de ahí que la gente divisada por Lacy venia mas bien de retirada que con intento de atacarle. Sin embargo se limitó Venégas á reconcentrar su fuerza en Aranjuez, apostando en el puente largo la division de Lacy que habia llamado de las cercanías en Toledo.

Permanecia asi incierto, cuando el 3 de agosto le avisó Don Gregorio de la Cuesta como se retiraba de

Talavera. Con esta noticia parecia que quien se habia mestrado circunspecto en momentos favorables, seríalo ahora mucho mas y con mayor fundamento. Pero no fue asi, pues en vez de retirarse tomó el 5 disposiciones para defender el paso del Tajo. Apostó en sus orillas las divisiones primera, segunda y tercera, al mando todas de Don Pedro Agustin Giron, que debian atender á los vados y á los puentes Verde, de Barcas y la Reina, quedándose detras camino de Ocaña con las otras dos divisiones el mismo Venégas.

Los franceses se presentaron en la ribera derecha á las dos de la tarde del mismo 5, y empezaron por ataran la izquierda española colocada en el jardin del infante Don Antonio, acometiendo despues los tres puentes. A todas partes acudía el general Giron con admirable presteza, y en particular á la izquierda, apoyando sus esfuerzos los generales Lacy y Vigodet. No menos, animosos se mostraban los otros gefes y soldados, y los hubo que apenas curados de sus heridas volvian á la pelea. Los franceses viendo la porfía de la defensa abandonaron al anochecer su intento. Perdimos 200 hombres; los enemigos 500, estando mas expuestos á nuestros fuegos.

Bastábale á Venégas la ventaja adquirida para que satisfecho se retirase con honra; mas creciendo su confianza permaneció en Ocaña, y se aventuró á una batalla campal. Los franceses, frustrado su deseo de pasar el Tajo por Aranjuez, hicieron continuos movimientos con direccion á Toledo, lo cual excitó en Venégas la sospecha de que querian atravesar hácia alli el rio, y cogerle por la espalda. Situó en consecuencia su ejército en escalones desde Aranjuez á Tembleque, en donde estableció su cuartel general, enviando la quinta division sobre Toledo. En efecto los franceses pasaron en 9 de agosto el Tajo por esta ciudad y los vados de Añover, y el 10 juntó el general español sus fuerzas en Almonacid.

En la creencia de que los franceses solo eran 14,000 repugnábale á Don Francisco Venégas desamparar la Mancha, inclinándose á presentar batalla. Oyó sin embargo antes la opinion de los demas generales, la cual coincidiendo con la suya se acordó entre ellos atacar á los franceses el 12, dando el 11 descanso á las tropas. Mas en este dia previnieron los enemigos los deseos de los nuestros trabando la accion en la madrugada.

Componíase la fuerza francesa del cuarto cuerpo al mando de Sebastiani, y de la reserva á las órdenes de Dessoles y de José en persona, cuyo total ascendia á 26,000 infantes y 4000 cabaltos. Situáronse los españoles delante de Almonacid y en ambos costados. El derecho le guarnecia la segunda division, el izquierdo la primera, y ocupaban el centro la cuarta y la quinta. Quedó la reserva á retaguardia, destacándose solo de ella dos ó tres cuerpos. Distribuyóse la caballería entre ambos extremos de la línea, excepto algunos ginetes que se mantuvieron en el centro.

Empezó á atacar el general Sebastiani antes que llegase su reserva, dirigiéndose contra la izquierda española. Vióse por tanto muy comprometido un cuerpo de la primera division, y á punto de tener que replegarse sobre los hatallones de Bailen y Jaen, que eran dos de los destacados de la tercera division. Ciaron tambien estos de la cresta de un monte á la izquierda de la línea donde se alojaban, herido mortalmente el teniente coronel de Bailen Dan Juan de Silva. Inútilmente fue á su socorro el general Giron, hasta que desplegando al frente de las columnas enemigas don Luis Lacy con lo restante de su primera division contuvo á aquellas, y las rechazó apoyado por la caballería.

A la sazon llegó el general Dessoles con parte de la reserva francesa, y animando á los soldados de Sebastiani renovóse con mas ardor la refriega. Viéronse entonces tambien acometidas la cuarta y quinta division española: la última colocada á la derecha de Almonacid dió luego indicio de flaquear; mas la otra sostúvose bizarramente, distinguiéndose los cuerpos de Jerez, Córdoba y guardias españolas, guiado el segundo con conocimiento y valentía por Don Francisco Carvajal. Cargaba igualmente la caballería, y anunciábase alli la victoria cuando muerto el caballo del comandante de aquellos ginetes vizconde de Zolina, hombre de nimia supersticion aunque de valor no escaso, paróse este tomando por aviso de Dios la muerte de su caballo.

Entre tanto acudió José con el resto de la reserva al campo de batalla, y rota la quinta division que ya habia flaqueado, penetraron los franceses hasta el cerro del castillo, al que subieron despues de una muy viva resistencia. Llegó con esto á ser muy crítica la situacion del ejército español, en especial la de la gente de Lacy, por lo qual Venégas juzgó prudente retirarse. Para ello ordenó á la segunda division del mando de Vigodet, que era la menos comprementida, que formase á espaldas del ejército. Ejecutó dicho gefa esta maniobra con prontitud y acierto, siguiendo á su division la enarta del cargo de Castejon.

No bastó tan oportuna precaucion para verificar la activida ed ejérretirada ordenadamente, pues asustados algunos caballos con la voladura de varios carros de municiones, dispersárense á introdujeron desórden. De allino obstante con mas ó menos concierto dirijiérense todas las divisiones por distintos puntos á Herencia y en seguida á Manzanares. En esta villa corriendo entre la caballería la voz falsa y aciaga de que los enemigos estaban ya á la espalda en Valdepeñas, desrancháronse los soldados, y de tropel y desmandadamente no pararon hasta Sierra-Morena, en donde, segun costumbre, se juntaron despues y rehieieron. Costó á los españoles la batalla de Almonacid 4000 hombres, unos 2000 á los franceses.

Tan desventajosamente finalizó esta campaña de Talavera y la

Mancha comenzada con favorable estrella. No se advirtió sin embargo en sus resultas, á lo menos de parte de los españoles, lo que comunmente acontece en las guerras, en las que, segun con razon asienta Montesquieu, no suele ser lo mas funesto las pérdidas reales que en ellas se experimentan, sino las imaginarias y el desaliento que producen. Lo que hubo de lastimoso en este caso fue haber desaprovechado la ocasion de lanzar tal vez á los franceses del Ebro allá y sobre todo la desunion momentánea de los aliados, á la que sirvió de principal motivo la falta de bastimentos.

Contestaciones con los ingleses sobre subsistenCuestion ha sido esta que ya hemos tocado, y no volveríamos á renovarla si no hubiese tenido particular influjo en las operaciones militares, y mezcládose tambien en los vaivenes de la política. Hubo en ella por

ambas partes injusticia en las imputaciones, achacándose á la central mala voluntad y hasta perfidia, y calificando esta de mero pretexto las quejas á veces fundadas de los ingleses. Todos tuvieron culpa, y mas las circunstancias de entonces, juntamente con la dificultad de alimentar un ejército en campaña cuando no es conquistador, y de prevenir las necesidades por medio de oportunos almacenes. Se equivocó la central en imaginar que con solo dar órdenes y enviar empleados se abasteceria el ejército inglés y español. A aquellas hubieran debido acompañar medidas vigorosas de coaccion, poniendo tambien cuidado en encargar el desempeño de comision tan espinosa á hombres integros y capaces. Cierto que á un gobierno de índole tan débil como la central, érale dificil emplear coaccion, sobre todo en Extremadura provincia devastada, y en donde hasta las mismas y fértiles comarcas del valle y vera de Plasencia, primeras que habian de pisar los ingleses, acababan de ser asoladas por las tropas del mariscal Victor. Pero hubo azar en escoger por cabeza de los empleados á Lozano de Torres, quien al paso que bajamente adulaba al general en gefe inglés, escribia á la central que eran las quejas de aquel infundadas: juego doble y villano, que descubierto obligó á Wellington á echar con baldon de su cámpo al empleado español.

De parte de los ingleses hubo imprevision en figurarse que á pesar de los ofrecimientos y buenos deseos de la central, podria su ejército ser completamente provisto y ayudado. Ya habia este padecido en Portugal falta de muchos artículos, aunque en realidad el gobierno británico alli mandaba, y con la ventaja de tener próxima la mar. Mayores escaseces hubieran debido temer en España, pais entonces por lo general mas destruido y maltratado, no pudiendo contar con que solo el patriotismo reparase el apuro de medios despues de tantas desgracias y escarmientos. Creer que el gobierno español hubiera de antemano preparado almacenes, era confiar sobradamente en su energía y principalmente en sus recursos. Los ingleses sabian por experiencia lo dificultoso que es arreglar la

hacienda militar ó sea comisariato, pues todavía en aquel tiempo tachaban ellos mismos de defectuosísimo el suyo, y no era dable que España, en todo lo demas tan atrasada respecto de Inglaterra, se le aventajase en este solo ramo y tan de repente.

En vano pensó la junta suprema remediar en parte el mal enviando á Extremadura á Don Lorenzo Calvo de Rozas, individuo suyo y en cuyo celo y diligencia ponia firme esperanza. Semejante determinacion, que no se tomó hasta 1º de agosto, llegaba ya tarde, indispuestos los ánimos de los generales entre sí, y agriados cada vez mas con el escaso fruto que se sacaba de la campaña emprendida. De poco sirvió tambien para concordarlos la dejacion voluntaria que hizo Cuesta de su mando, anhelada por los mismos ingleses y expresamente pedida por su ministro en Sevilla. Lord Wellington viendo que la abundancia no crecia \* cual deseaba, y que sus soldados enfermaban y perecian sus caballos, declaró que estaba resuelto á retirarse á Portugal. Entonces Eguia y Calvo hicieron para desviarle de su propósito nuevos ofrecimientos, concluyendo con decirle el primero que á no ceder á sus instancias creeria que otras causas y no la falta de subsistencias le determinaban á retirarse. Otro tanto y con mas descaro escribióle Calvo de Rozas. Asperamente replicó Wellington, indicando à Eguia que en adelante seria inútil proseguir entre ellos la comenzada correspondencia.

Algunos no obstante mantuvieron esperanzas de que todo se compondria con la venida á Sevilla del marqués de Wellesley, hermano del general inglés y embajador nombrado por S. M. B. cerca del gobierno de España. Habio llegado el marqués á Cádix el 4 y acogídole la ciudad cual merecia su elevada clase y la fama de su nombre. No nos detendremos en describir su entrada, mas no podemos omitir un hecho que alli ocurrió digno de memoria. Fue pues que queriendo el embajador, agradecido al buen recibimiento, repartir dinero entre el pueblo, Juan Lobato, zapatero de oficio y de un batallon de voluntarios, saliendo de entre las filas díjole mesuradamente : «Se-« nor excelentísimo, no honramos á V. E. por interés sino para « corresponder á la buena amistad que nuestra nacion debe á la de « V. E. » Rasgo muy característico y frecuente en el pueblo español. Pasó despues á Sevilla el nuevo embajador y reemplazó á Mr. Frere, á quien la junta dió el título de marqués de la Union en prueba de lo satisfecha que estaba de su buen porte y celo. Uno de los primeros puntos que trató Wellesley con la Plan de subsisjunta fue el de la retirada de su hermano. Recayendo la principal queja sobre la falta de provisiones, rogóle el gobierno español que le propusiese un remedio, y el marqués extendió un plan sobre el modo de formar almacenes y proporcionar trasportes, como si el estado general de España y el de sus caminos y · sus carruages estuviese al par del de Inglaterra. No obstante los obstáculos insuperables que se ofrecian para su ejecucion, aprobólo la central, quizá con sus puntas de malicia, sin que por eso se adelantase cosa alguna. Lord Wellington habia ya empezado el 20

Betirate Welfronteras de

su opinion.

de agosto desde Jaraicejo su marcha retrógrada, y deteniéndose algunos dias en Mérida y Badajoz, repartió en principios de setiembre su ejército entre la frontera de Portugal y el territorio español. Muchos atribuyeron esta retirada al deseo que tenia el gobierno inglés de que recayese en lord Wellington el mando en gefe del ejército aliado. Nosotros, sin entrar en la refutación de este dictámen, nos inclinamos á creer que mas que de aquella causa y de la falta de subsistencias que en efecto se padeció, provino semejante resolucion del rumbo inesperado que tomaron las cosas de Austria. Los ingleses habian pasado á España en el concepto de que, prolongándose la guerra en el Norte, tendrian los franceses que sacar tropas de la península, y que no habria por tanto que luchar en las orillas del Tajo sino con determinadas fuerzas. Sucedió lo contrario, atribuyendo despues unos y otros á causas inmediatas lo que procedia de origen mas alto. De todos modos las resultas fueron desgraciadas para la causa comun, y la central, como di-

El gobierno de José por su parte lleno de confianza Conducta y trohabia aumentado ya desde mayo sus persecuciones pelias del gobierno de José. contra los que no graduaba de amigos, incomodando á unos y desterrando á otros á Francia. Confundia en sus tropelías al prócer con el líterato, al militar con el togado, al hombre elocuente con el laborioso mercader. Así salieron juntos, ó unos en pos de otros á tierra de Francia el duque de Granada y el poeta Cienfuegos, el general Arteaga y varios consejeros, el abogado Argumosa y el librero Perez. Mala manera de allegar partidarios. é innecesaria para la seguridad de aquel gobierno, no siendo los extrañados hombres de arrojo ni cabezas capaces de coligacion. Expidiéronse igualmente entonces por José decretos destemplados. como lo fueron el de disponer de las cosechas de los habitantes sin su anuencia, y el de que se obligase á los que tuviesen hijos sirviéndo en los ejércitos españoles á presentar en su lugar un sustituto ó dar en indemnizacion una determinada suma. Estos decretos como los demas ó no se cumplian ó cumplianse arbitrariamente, con lo que en el último caso se añadía á la propia injusticia la dureza en la ejecucion.

remos despues, recibió de este acontecimiento gran menoscabo en

La guerra de Austria, aunque habia alterado algun tanto al gobierno intruso, no le desasosegó extremadamente, ni le contuvo en sus procedimientos. Llególe mas al alma la cercanía Opinion de Made los ejércitos aliados y el ver que con ella los mora-

dores de Madrid recobraban nuevo aliento. Procuró por tanto deslumbrarlos y divertir su atencion haciendo repetidas salvas que anunciasen las victorias conseguidas en Alemania; mas el español, inclinado entonces á dar solo asenso á lo que le era favorable. acostumbrado ademas á las artimañas de los franceses, no dando fé á lejanas nuevas, reconcentraba todas sus esperanzas en los ejércitos aliados, cuya proximidad en vano quiso ocultar el gobierno de José. Tocó en frenesi el contentamiento de los madrileños el 26 de julio, dia de Santa Ana, en el que los aldeanos que andan en el tráfico de frutas de Navalcarnero y pueblos de su comarca, esparcieron haber llegado alli y estar de con-siguiente cercano á la capital Sir Roberto Wilson v su tropa. Con la noticia saliendo de sus casas los vecinos, espontáneamente y de monton se enderezaron los mas de ellos hácia la puerta de Segovia para esperar á sus libertadores. Los franceses no dieron muestra de impedirlo, limitándose el general Belliard, que habia quedado de gobernador, á sosegar con palabras blandas el ánimo levantado de la muchedumbre. Durante el dia reinó por todo Madrid el júbilo mas exaltado, dándose el parabien conocidos y desconocidos, y entregándose al solaz y holganza. Pero en la noche llegado aviso del descalabro que padeció el mismo 26 la vanguardia de Zayas, anunciáronlo los franceses al dia siguiente como victoria alcanzada contra todo el ejército combinado, sin que la publicacion hiciese mella en los madrileños calificándola de falsa. sobre todo cuando el 31 de resultas de la batalla de Talayera vieron que los franceses tomaban disposiciones de retirada, y que los de su partido se apresuraban á recogerse al Retiro. Salieron no obstante fallidas, segun en su lugar contamos, las esperanzas de los patriotas; mas inmutables estos en su resolucion comenzaron á. decir el tan sabido no importa, que repetido á cada desgracia y en todas las provincias, tuvo en la opinion particular influjo, probando con la constancia del resistir que aquella frase no era hija de irrefleja arrogancia, sino expresion significativa del sentimiento intimo y noble de que una nacion, si quiere, nunca es sojuzgada.

José sin embargo, persuadido de que con la retirada de los ejércitos aliados, las desavenencias entre ellos, la batalla de Almonacid y lo que ocurria en Austria, se afirmaba mas y mas en el solio, tomó providencias importantes y promulgó nuevos decretos. Antes ya habia instalado el consejo de estado, no pasando á convocar córtes, segun lo ofrecido en la constitucion de Bayona, asi por lo arduo de las circunstancias, como por no agradar ni aun la sombra de instituciones libres al hombre de quien se derivaba su autoridad. Entre los decretos, muchos y de varia naturaleza, húbolos que llevaban el sello de tiempos de division y discordia, como fueron el de confiscacion y venta de los bienes embargados á personas fugitivas y residentes en provincias levantadas,

y el de privacion de sueldo, retiro ó pension á todo empleado que no hubicse hecho de nuevo para obtener su goce solicitud formal. De estas dos resoluciones, la primera, ademas de adoptar el bárbaro principio de la confiscacion, era harto amplia y vaga para que en la aplicacion no se acreciese su rigor; y la segunda, si bien pudiera defenderse atendiendo á las peculiares circunstancias de un gobierno intruso, mostrábase áspera en extenderse hasta la viuda y el anciano, cuya situacion era justo y conveniente respetar, evitándoles todo compromiso en las discordias civiles.

Decidió tambien José no reconocer otras grandezas ni títulos sino los que él mismo dispensase por un decreto especial, y suprimió igualmente todas las órdenes de caballería existentes, excepto la militar de España que habia creado y la antigua del Toison de Oro: no permitiendo ni el uso de las condecoraciones ni menos el goce de las encomiendas: por cuyas determinaciones ofendiendo la vanidad de muchos se perjudicó á otros en sus intereses, y tratóse de comprometer á todos.

Aplaudieron algunos un decreto que dió José el 18 de agosto para la supresion de todas las órdenes monacales, mendicantes y clericales. Napoleon en diciembre habia solo reducido los conventos á una tercera parte: su hermano ampliaba ahora aquella primera resolucion, ya por no ser afecto á dichas corporaciones, ya

tambien por la necesidad de mejorar la hacienda.

Los apuros de esta crecian no entrando en arcas Medidas económicas. otro producto sino el de las puertas de Madrid, aumentado solo con el recargo de ciertos artículos de consumo. Semejante penuria obligó al ministro de hacienda conde de Cabarrus á recurrir á medios odiosos y violentos como el del repartimiento Plata de particu- de un empréstito forzoso entre las personas pudientes de Madrid y el de recoger la plata labrada de los particulares. En la ejecucion de estas providencias, y sobre todo en la de la confiscacion de las casas de los grandes y otros fugitivos, cometiéronse mil tropelías, teniendo que valerse de individuos despreciables y desacreditados, por no querer encargarse de tal ministerio los hombres de verguenza. Asi fue que ni el mismo gobierno intruso reportó gran provecho, echándose aquella turba de malhechores, con la suciedad y ansia de harpías, sobre cuantas cosas de valor se ofrecian á su rapacidad.

Del palacio real se sacaron al propio tiempo todos los útiles de plata que por antiguos ó de mal gusto se habian excluido del uso comun y se llevaron á la casa de la moneda. Díjose que del rebusco se juntaron cerca de ochocientas mil onzas de plata, cálculo que nos parece excesivo.

Tomáronse asimismo de las iglesias muchas alhajas, trasladándose á Madrid bastante porcion de las del Escorial. Cierto es que entre ellas varias que se creian de

oro no lo eran, y otras que se tenian por de plata aparecieron solo de hojuela. El historiador inglés Napier (ya es preciso Mr. Napier. nombrarle) empeñado siempre en denigrar la conducta de los patriotas, dice que esta medida del intruso excitó la codicia de los españoles, y produjo la mayor parte de las bandas que se llamaron guerillas. Asercion tan errónea y temeraria que consta de público, y puede averiguarse en los papeles del gobierno nacional, que si los gefes de aquellas tropas interceptaron parte de la plata ú otras alhajas de las que se llevaban á Madrid, por lo general las restituyeron fielmente á sus dueños ó las enviaron á Sevilla. Lo contrario sucedió del lado de los franceses que, mirando á España como conquista suya ú obligados sus gefes á echar mano de todo para mantener sus tropas, se reservaron gran porcion de aquellos efectos, en vez de remitirlos al gobierno de Madrid. Con frecuencia se quejaba entre sus amigos de tal desórden el conde de Cabarrus, añadiendo que Napoleon nunca conseguiria su intento en la península, si no adoptaba el medio de hacer la conquista con 600 millones y 60,000 hombres en lugar de 600,000 hombres y 60 millones, pues solo asi podria ganar la opinion que era su mas terrible enemigo.

Aquel ministro, de cuya condicion y prendas hemos hablado anteriormente, juzgó político y miró como inagotable recurso la creacion que hizo, por decreto de 9 de junio bajo nom- Cédules hipoteca. bre de cédulas hipotecarias, de unos documentos que habian de trocarse contra los créditos antiguos del estado de cualquiera especie, y emplearse en la compra de bienes nacionales, con la advertencia de que los que rehusaran adquirir dichos bienes, recibirian en cambio inscripciones del libro de la deuda pública que se establecia, cobrando al año cuatro por ciento de interés. Tambien discurrió Cabarrus prohibir el curso de los vales reales en los paises dominados por los franceses, si no llevaban el sello del nuevo escudo adoptado por José; lo que en lugar de atraer los vales á la circulacion de Madrid, ahuyentólos, temerosos los tenedores de que el gobierno legítimo se negase á reconocerlos con la nueva marca. Coligiéndose de ahi ser Cabarrus el mismo de antes, esto es sugeto de saber y viveza, pero sobradamente inclinado á forjar proyectos á centenares, por lo cual le habia ya calificado con oportunidad el célebre conde de Mirabeau d'homme à expedients.

Ademas todas estas medidas que flaqueaban ya por tantos lados, y particularmente por el de la confianza, base fundamental del crédito, acabaron de hundirse con crear otras cédulas, llamadas de indemnizacion y recompensa, pues aunque al principio se limitó la suma de estas à la de 100,000,000 y en forma diferente de las otras, claro era que en un gobierno sin trabas como el de José y en el que habia de contentarse à tantos, pronto se abusaria de aquel medio ampliandole y absorbiendo de este modo gran parte de los bienes nacionales destinados à la ex-

tincion de la deuda. Asi fue que si bien al principio algunos cortesanos y especuladores hicieran compras de cédulas hipotecarias, con que adquirieron fincas pertenecientes á confiscos y comunidades religiosas, padeció en breve aquel papel gran quebranto, quedando casi reducido á valor nominal.

No sacando pues de ahogo tales medidas económicas al gobierno de Madrid, tuvo Napoleon mal de su grado que suministrar de Francia 2,000,000 de francos mensuales, siendo aquella la primera guerra que en lugar de producir recursos á su erario los

menguaba.

Mas atinado anduvo José en otros decretos que tambien promulgó desde junio hasta fines del año 1809: entre éllos merece particular alabanza el que abolió el voto de Santiago impuesto gravosísimo á los agricultores del que hablaremos al tratar de las cortes de Cádiz. Igualmente fueron notables el de la enseñanza pública, el de la milicia y sus grados, el de municipalidades, y el de quitar á los eclesiásticos toda jurisdiccion civil y criminal. Providencias estas y otras, que si bien en mucha parte tiraban á la mejora del reino, no eran apreciadas por falta de ejecucion, y sobre todo porque desaparecía su beneficio al lado de otras ruinosas y de las lástimas que causaban las persecuciones de particulares y los males comunes de la guerra.

## LIBRO DÉCIMO.

Sitio de Gerona. — Mal estado de la plaza. — Descripcion de Gerona. -Su poblacion y fuerza. — Alvarez, gobernador. — Defectos de la plaza. — Entusiasmo de los gerundenses. — San Narciso declarado generalísimo. — Se presentan les franceses delante de Gerona. Mayo. - Circunvalan la plaza. Junio. — Formalizan su ataque. — Entereza de Alvares. — Acometen los enemigos las torres avanzadas de Moniuich. - Empieza el hombardeo contra la ciudad. — Beramendi. — Nieto. — Apodéranse los enemigos de las terres avanzadas de Monjuich. - Desalojan los españoles del Pedret á los enemigos. — Saint-Cyr con todo su ejército pasa al sitio de Gerona. — Ocupa á San Feliú de Guijols. — Correrías de los partidarios. — Julio. — Embisten los enemigos á Monjuich. — Intrepidez de Montoro. — Asalto de Monjuich. - Por cuatro veces son repelidos los franceses. - Retiranse. -Pierson. El tambor Ancio. — Vuélase la torre de San Juan. — Arrojo de Beramendi. — Toman los franceses á Palamós. — Mariscal Augereau. — Su proclama. - Partidarios que molestan á los franceses. - Socorro que intenta entrar en Gerona. - Marshall. - Continuan los franceses su ataque contra Monjuich. - Agosto. - Ataque del rebellin de Monjuich. - Grijols. - Abandonan los españoles á Monjuich. - Esperanzas vanas de los franceses con la ocupacion de Monjuich. — Estrechan la plaza. — Respuesta notable de Alvarez. — Su diligencia. — Don Joaquin Blake. — Va al socorro de Gerona. - Buenas disposiciones que para ello se toman. - Setiembre. — Vese Saint-Cyr engañado. — Entra un convoy y refuerzo en Gerona á las érdenes de Conde. — Salida maiograda de la plaza. — Asaltan los franceses la plaza el 19 de setiembre. - Valor de la guarnicion y habitantes. - Alvarez. - Muerte de Marshall. - Son repelidos los franceses en todas partes con gran pérdida. — Convierten los franceses el sitio en bloqueo. — Intenta en vano Biake socorrer de nuevo la plaza. - Odoneli. - Haro. -Ventajas de los españoles y de los ingleses cerca de Barcelona. — Octubre. — Empieza el hambre en Gerona. — Unese Odonell al ejército. — El mariacal Augereau sucede á Saint-Cyr en Cataluña. - Estréchase el bloqueo. -Auméntanse el hambre y las enfermedades. — Tercera é inútil tentativa de Blake para socorrer á Gerona. - Noviembre. - Hambre horrorosa. Carestía de víveres. - Vacila el ánimo de algunos. - Inflexibilidad de Alvarez. - Bando de Alvarez. - Gracias que concede la central á Gerona. -Congreso catalan. - Estado deplorable de la plaza. - Diciembre. - Renuevan los franceses sus ataques. — Ataque del 7 de diciembre. — Se agolpan contra Gerona todo género de males. - Enfermedad de Alvarez. — Substitúyele Don Julian Bolivar. — Háblase de capitular. — Honrosa capitulacion de Gerona. — Extraordinaria defensa la de ceta plaza. — Aivarez, trasladado á Francia. — Su muerte. — Sospechas de que fue vielenta. - Honores concedidos á la memoria de Alvarez. - Estado de las otras provincias. — Provincias libres. — Provincias ocupadas. — Navarra y Aragon. - Renovales: - Combates en Roncal. - Correspondencia entre los franceses y Renovales. - Sarasa. - San Julian de la Peña quemado. - Combates en los valles de Ansó y Roncal. — Capitulan los valles, — Venasque, - Perena y otros partidarios. - Nuevas partidas. - Rindese Venasque. -Junta de Aragon: - Gayan. - Le atacan los franceses. - Se apoderan de

la Virgen del Tremedal. - Entra Suchet en Albarracin y Teruel. Cuenca y Guadalajara. — Atalayuelas. — El Empecinado. — Hechos de este. — La Mancha. - Francisquete. - Leon y Castilla. - Don Julian Sanchez. -El Capuchino, Saornil. - Juntas y partidarios en el camino de Francia. - Mina el mozo. - Sucesos generales de la nacion. - Estado de desasosiego de la central. - Don Francisco de Palafox. - Consulta del consejo. - Su ceguedad. - Altercados de las juntas de provincia y la central. Sevilla. — Extremadura. — Valencia. — Exposicion de esta contra el consejo. — Trama para disolver la central. — Descubrela el embajador de Inglaterra. - Trata la central de reconcentrar la potestad ejecutiva. - Diversidad de opiniones. - Nómbrase al efecto una comision. - Nómbrase otra segunda. — Nuevos manejos. — Palafox. — Romana. — Su inconsiderada conducta y su representacion. — Nómbrase la comision ejecutiva. — Fijase el dia de juntarse las córtes. — Instálase la comision ejecutiva. — Estado de Europa. - Expediciones inglesas. - Contra Nápoles. - Contra el Escalda. — Desgraciadísima esta. — Paz entre Napoleon y el Austria. — Manifiesto de la central. — Prurito de batallar de la central. — Ejército de la izquierda. — General Marchand. — Carrier. — Primera defensa de Astorga. - Muévese el duque del Parque al frente del ejército, de la izquierda. - Batalla de Tamames. - Gánanla los españoles. - Unese Ballesteros á Parque. — Entra Parque en Salamanca. — Unescle la division castellana. - Ejércitos españoles del mediodia. - Unese al de la Mancha parte del ejército de Extremadura. - Fuerza de este ejército reunido al mando de Eguia. — Posicion de los franceses. — Irresolucion de Eguia. — Sucédele en el mando Areizaga. - Favor de que este goza. - Lord Wellington en Sevilla. — Ibarnavarro consejero de Areizaga. — Muévese este. — Choque en Dos-Barrios. — Arcizaga en Tembleque. — Ejército español en Ocaña. -Movimientos inciertos y mal concertados de Arelzaga. — Choque de caballería en Ontigola. — Fuerzas que acercan los franceses. — Batalla de Ocaña. - Horrorosa dispersion. Pérdida de Ocaña. - Resultas. - Se retira Alburquerque à Trujillo. - Movimientos del duque del Parque. - Accion de Medina del Campo. - Accion de Alva de Tormes. - Valor de Mendizabal. -Retirada de los españoles. — Retirada de los ingleses del Guadiana al norte del Tajo. — Flaqueza de la comision ejecutiva. — Comisionados enviados á la Carolina. - Prision de Palafox y Montijo. - Manejos de Romana y de su hermano Caro. — Tropelías. — Estado deplorable de la junta central. — Providencias de la comision ejecutiva y de la junta. — Proposicion de Calvo sobre libertad de imprenta. — Modo de convocarse las córtes. — Mudanza de individuos en la comision ejecutiva. — Decreto de la central para trasladarse á la isla de Leon.

« Será pasado por las armas el que profiera la voz « de capitular ó de rendirse. » Tal pena impuso por bando al acercarse los franceses á Gerona su gobernador Don Mariano Alvarez de Castro. Resolucion que por su parte procuró cumplir rigurosamente, y la cual sostuvieron con inaudito teson y constancia la guarnicion y los habitantes.

Preludio fueron de esta tercera y nunca bien ponderada defensa las otras dos ya relatadas de junio y julio del año anterior. Los franceses no consideraban importante la plaza de Geplaza.

Tona, habiéndola calificado de muy imperfecta el general Manescau comisionado para reconocerla: juicio tanto mas fundado, cuanto prescindiendo de lo defectuoso de sus fortificacio-

nes, estaban entonces estas unas cuarteadas, otras cubiertas de arbustos y malezas y todas desprovistas de lo mas necesario. Corrigiéronse posteriormente algunas de aquellas faltas sin que por eso creciese en gran manera su fortaleza.

Gerona, cabeza del corregimiento de su nombre, situada en lo antiguo cuesta abajo de un monte, extendióse despues por las dos riberas del Oña, llamándose el Mercadal la parte colocada á la izquierda. La de la derecha se prolonga hasta donde el mencionado rio se une con el Ter, del que tambien es tributario por el mismo lado, y despues de correr por debajo de varias calles y casas el Gálligans formado de las aguas vertientes de los montes situados al nacimiento del sol. Comunicanse ambas partes de la ciudad por un hermoso puente de piedra, y las circuia un muro antiguo con torreones, cuyo débil reparo se mejoró despues , añadiendo siete baluartes , cinco del lado del Mercadal y dos del opuesto: habiendo solo foso y camino cubierto en el de la puerta de Francia. Dominada Gerona en su derecha por varias alturas, eleváronse en diversos tiempos fuertes que defendiesen sus cimas. En la que mira al camino de Francia y por consiguiente en la mas septentrional de ellas se concluyó el castillo de Monjuich con cuatro reductos avanzados, y en las otras separadas de estas por el valle que riega el Gálligans los del Calvario, Condestable, reina Ana, Capuchinos, del Cabildo y de la Ciudad. Antes del sitio se contaban algunos arrabales, y abríase delante del Mercadal un hermoso y fértil llano que, bañado por el Ter, el riachuelo Guell y una acequia, estaba cubierto de aldeas y deleitables quintas.

La poblacion de Gerona en 1808 ascendia á 14,000 su poblacion y almas, y al comenzar el tercer sitio constaba su guarnicion de 5673 hombres de todas armas. Mandaba la plaza en calidad de gobernador interino Don Mariano Alvarez de Castro, natural de Granada y de familia ilustre de Castilla la Vieja, quien con la defensa inmortalizó su nombre. Era teniente de rey Don Juan Bolívar que se habia distinguido en las dos anteriores acometidas de los franceses, y dirigian la artillería y los ingenieros los coroneles Don Isidro de Mata y Don Guillermo Minali: el último trabajó incesantemente y con acierto en mejorar las fortificaciones.

Por la descripcion que acabamos de hacer de Gerona y por la noticia que hemos dado de sus fuerzas, se ve cuán flacas eran estas y cuán desventajosa su situacion. Enseñoreada por los castillos, tomado que fuese uno de ellos, particularmente el de Monjuich, quedaba la ciudad descubierta siendo favorables al agresor todos los ataques. Ademas si atendemos á los muchos puntos que habia fortificados, y á la extension del recinto, claro es que para cubrir convenientemente la totalidad de las obras,

se requerian por lo menos de 10 á 12,000 hombres, número lejano de la realidad. A todo suplió el patriotismo.

Animados los gerundenses con antiguas memorias y reciente en ellos la de las dos últimas defensas, apoyaron esforzadamente á la guarnicion, distribuyéndose en ocho
compañías que, bajo el nombre de Cruzada, instruyó el coronel
Don Enrique Odonell. Compusiéronla todos los vecinos sin excepcion de clase ni de estado, incluso el clero secular y regular, y
hasta las mugeres se juntaron en una compañía que apellidaron de
Santa Bárbara, la cual dividida en cuatro escuadras llevaba cartuchos y víveres á los defensores, recogiendo y auxiliando á los heridos.

Anteriormente habíase tambien tratado de excitar San Narciso de la devocion de los gerundenses nombrando por geneclarado generaliralisimo á San Narciso su patrono. Desde muy antiguo tenian los moradores en la protección del santo entera y sencilla fé. Atribuian à su intercesion prosperidades en pasadas guerras. y en especial la plaga de moscas que tanto daño causó, segun cuentan, en el siglo décimotercio al ejército francés que bajo su rey Felipe el Atrevido puso sitio á la plaza : sitio en el que, por decirlo de paso, grandemente se señaló el gobernador Ramon Floch de Cardona, quien al asalto, como refiere Bernardo Desclot, tañendo su añafil y soltadas las galgas no dejó sobre las escalas francés que no fuese al suelo herido ó muerto. Ciertos hombres sin profundizar el objeto que llevaron los gefes de Gerona, hicieron mofa de que se declarase generalísimo á San Narciso, y aun hubo varones cuerdos que desaprobaron semejante determinacion, temiendo el influjo de vanas y perniciosas supersticiones. Era el de los últimos arreglado modo de sentir para tiempos tranquilos , **pero** no tanto para los agitados y extraordinarios. De todas las obligaciones la primera consiste en conservar ilesos los hogares patrios, y lejos de entibiar para ello el fervor de los pueblos, conviene alimentarle y darle pábulo hasta con añejas costumbres y preocupaciones: por lo cual el atento político y el verdadero hombre religioso, enemigos de indiscretas y reprensibles prácticas, disculparán no obstante y aun aplaudirán en el apretado caso de Gerona, lo que á muchos pareció ridícula y singular resolucion hija de grosera ignorancia.

Los franceses, preparándose de antemano para el se presentar sitio, se presentaron á la vista de la plaza el 6 de mayo en las alturas de Costa-Roja. Mandaba entonces aquellas tropas el general Reille, hasta que el 13 de reemplazó Verdier quien continuó á la cabeza durante todo el sitio. Con este general, y sucesivamente, llegaron otros refuerzos, y el 31 arrojaron los enemigos á los nuestros de la ermita de los Angeles que fue bien defendida. Hubo varias escaramuzas, pero lo corto

de la guarnicion no permitió retardar, cual conviniera, las primeras operaciones del sitiador. Solamente los paisanos de las inmediaciones de Montagut, tiroteándose con él á menudo, le molestaron bastantemente.

Al comenzar junio fue la plaza del todo circunvalada. Colocóse la division westfaliana de los franceses al mando del general Morio desde la márgen izquierda del Ter por San Medir, Montagut y Costa-Roja: la brigada de Juvhan en Pont-Mayor, y los regimientos de Berg y Wurszburgo en las alturas de San Miguel y Villa-Roja hasta los Angeles: cubrieron el terreno del Oñá al Ter por Montelibi, Palau y el llano de Salt tropas enviadas de Vique por Saint-Cyr, ascendiendo el conjunto de todas à 18,000 hombres. Hubiera preferido el último general bloquear estrechamente la plaza á sitiarla; mas sabiéndose en el campo francés que no gozaba del favor de su gobierno, y que iba á sucederle en el mando el mariscal Augereau, no se atendieron debidamente sus razones, llevando Verdier adelante su intento de embestir á Gerona.

Reunido el 8 de junio el tren de sitio correspon-Formalizan su diente, resolvieron los enemigos emprender dos ataataque. ques, uno flojo contra la plaza, otro vigoroso contra el castillo de Monjuich y sus destacadas torres ó reductos. Mandaban á los ingenieros y artillería francesa los generales Sanson y Taviel. Antes de romper el fuego se presentó el 12 un parlamentario para intimar la rendicion, mas el fiero gobernador Alvarez respondió que no queriendo tener trato ni comunicacion con los enemigos de su patria, recibiria en adelante á metrallazos á sus emisarios. Hízolo asi en efecto siempre que el francés quiso entrar en habla. Criticaronle algunos de los que piensan que en tales lances han de llevarse las cosas reposadamente, más loôle mucho el pueblo de Gerona, empeñando infinito en la defensa tan rara resolucion cumplida con admirable tenacidad.

Los enemigos habian desde el 8 empezado á formar una paralela en la altura de Tramon á 600 toesas de las torres de San Luis y San Narciso, dos de las mencionadas de Monjuich, sacando al extremo de dicha paralela un ramal de trinchera, delante de la cual plantaron una batería de ocho cañones de á 24 y dos obuses de á nueve pulgadas. Colocaron tambien otra batería de morteros detras de la altura Denroca á 360 toesas del baluarte de San Pedro situado á la derecha del Oña en la puerta de Francia. Los cercados, á pesar del incesante fuego que desde sus muros hacian, no pudieron impedir la continuacion de estos trabajos.

Progresando en ellos y recibida que fue por los franceses la repulsa del gobernador Albarez, empezó bombardeo el bombardeo en la noche del 13 al 14, y todo resonó

con el estruendo del cañon y del mortero. Los soldados españoles corrieron á sus puestos, otro tanto hicieron los vecinos, acompañándolos á todas partes las doncellas y matronas alistadas en la compañía de Santa Bárbara. Sin dar descanso prosiguieron en su porfía los enemigos hasta el 25, y no por eso se desalentaron los nuestros ni aun aquellos que entonces se estrenaban en las armas. El 14 incendióse y quedó reducido á cenizas, el hospital general: gran menoscabo por los efectos alli perdidos dificiles de reponer. La junta corregimental, que en todas ocasiones se portó dignamente, reparó algun tanto el daño, coadyuvando á ello la dili-

Beramendi.

Nieto.

gencia del intendente Don Cárlos Beramendi, y el buen celo del cirujano mayor Don Juan Andres Nieto, que en un memorial histórico nos ha trasmitido los sucesos mas notables de este sitio.

Apodéranse los enemigos de las torres avanzadas de Monjuich.

Al rayar del 14 tambien acometieron los enemigos las torres de San Luis y San Narciso, apagaron sus fuegos, descortinaron su muralla, y abriendo brecha obligaron á los españoles á abandonar el 19 ambas

torres. Lo mismo aconteció el 21 con la de San Daniel que evacuaron nuestros soldados. Este pequeño triunfo envalentonó á los sitiadores, causándoles despues grave mal su sobrada confianza.

Desalojan los españoles del Pedret à los enemi-

En la noche del 14 al 15 desalojaron los mismos á una guerrilla española del arrabal del Pedret situado fuera de la puerta de Francia; y levantando un espaldon trataron de establecerse en aquel punto. Temeroso

el gobernador de que erigiesen alli una batería de brecha, dispuso una salida combinada con fuerza de Monjuich y de la plaza. Destruyeron los nuestros el espaldon, y arrojaron el enemigo del arrabal. En tanto el general en gefe francés Saint-Cyr, ha-

Saint - Cyr con todo su ejército pasa al sitio de

de Guijols.

biendo enviado á Barcelona sus enfermos y heridos. aproximóse á Gerona. En su marcha cogió ganado vacuno, que del Llobregat iba para el abasto de la ciu-Ocupa a san renu dad sitiada. Sentó el 20 de junio su cuartel general en Caldas, y extendiendo sus fuerzas hácia la marina se apoderó el 21 aunque á costa de sangre de San Feliú de Guijols. Con su llegada aumentóse el ejército francés á unos 30,000 hombres. Los somatenes y varios destacamentos molestaban á los franceses en los alrededores, y antes de acabarse junio cogieron un convoy considerable y 120 caballos de la artillería que Correrias de los venian para el general Verdier. Corrió asi aquel mes sin que los franceses hubiesen alcanzado en el sitio de Gerona otra ventaja mas de la de hacerse dueños de las torres indicadas.

Julio. Embisten los enemigos à Mon-

partidarios.

Pusieron ahora sus miras en Monjuich. Guarnecíanle 900 hombres á las órdenes de Don Guillermo Nash, estando todos decididos á defender el castillo hasta el último trance. Al alborear del 3 de julio empezaron los enemigos á atacarle valiéndose de varias baterías, y en especial de una llamada Imperial que plantaron á la izquierda de la torre de San Luis, compuesta de 20 piezas de grueso calibre y 2 obuses. En todo el dia aportillóse ya la cara derecha del baluarte del norte, y los defensores se prepararon á resistir cualquiera acometida praticando detras de la brecha oportunas obras. El fuego del enemigo habia derribado del ángulo flanqueado de aquel baluarte la bandera española que alli tremolaba. Al verla caida se arrojó al foso el subteniente Don Mariano la la montoro, recobróla y subiendo por la misma brecha montoro. la hincó y enarboló de nuevo: accion atrevida y digna de elogio.

No tardaron los enemigos en intentar el asalto del castillo. Emprendiéronle furiosamente á las diez v media de la noche del 4 de julio : vanos fueron sus esfuerzos, inutilizándolos los nuestros con su serenidad y valentía. Suspendieron por entonces los contrarios sus acometimientos; mas en la mañana del 8 renovaron el asalto en columna cerrada y mandados por el coronel Muff. Tres veces se vieron repelidos haciendo Por cuatro veen ellos grande estrago la artillería cargada con balas o son repelidos los franceses. de fusil, particularmente un obus dirigido por Don Juan Candy. Insistió el gefe enemigo Muff en llevar sus tropas por cuarta vez al asalto, hasta que herido él mismo desmayaron los suyos y se retiraron. Perdieron en esta ocasion los sitiadores unos 2000 hombres, entre ellos 11 oficiales muertos y 66 heridos. Mandaba en la brecha á los españoles Don Miguel Pierson que pereció defendiéndola, y distinguióse al frente de la reserva Don Blas de Fournas. Durante el asalto tuvieron constantemente los franceses en el aire contra el punto atacado 7 bombas y muchos otros fuegos parabólicos. Grandes y esclarecidos hechos alli se vieron. Fue de notar el del mozo Luciano Ancio tambor apostado para señalar con la caja los tiros de bomba y granada. Llevóle un casco parte del muslo y de la rodilla, y al quererle trasportar al hospital opúsose, diciendo: « No, no, aunque herido en la « pierna tengo los brazos sanos para con el toque de caja librar de « las bombas á mis amigos. »

Enturbió algun tanto la satisfaccion de aquel dia el haberse volado la torre de San Juan, obra avanzada entre Monjuich y la plaza. Casi todos los españoles que la guarnecian perecieron, salvando á unos pocos Don Cárlos Beramendi, que sin reparar en el horroroso fuego del enemigo acudió á aquel punto, mostrándose entonces, como en tantos otros casos de este sitio, celoso intendente, incansable patriota y valeroso soldado.

Esto ocurria`en Gerona cuando el general Saint-Cyr atento á alejar de la plaza todo género de socorros, despues de haber ocu-

pado á San Feliú de Guijols crevó tambien oportuno apoderarse de Palamós, enviando para ello el 5 de julio al ge-Toman los francescs à Palamos. neral Fontane. Este puerto casi aislado hubiera podido resistir largo tiempo si le hubiesen defendido tropas aguerridas y buenas fortificaciones. Pero estas de suyo malas se hallaban descuidadas, y solamente las coronaban algunos somatenes y miqueletes, que sin embargo se negaron á rendirse y disputaron el terreno á palmos. Cañoneras fondeadas en el puerto hicieron al principio bastante fuego; mas el de los enemigos las obligó á retirarse. Entraron los franceses la villa y casi todos los defensores perecieron, no siéndoles dado acogerse segun lo intentaron á las cañoneras y otros barcos que tomaron viento y se alejaron.

Por el mismo tiempo llegó á Perpiñan el mariscal Mariscal Auge-Augereau. Confiado en que los catalanes escueharian ream. su voz, dirigióles una proclama en mal español, que mandó publicar en los pueblos del principado. Mas apenas se habian fijado tres de aquellos carteles cuando el coronel Don Antonio Porta destruyó en San Lorenzo de la Muga el destacamento encargado de tal comision, volviendo a Perpiñan pocos de los que le componian. Un ataque de gota en la mano y el ver que no era empresa la de Cataluña tan fácil como se figuraba, detuvieron algun tiempo al mariscal Augereau en la frontera, por lo que continuó todavía mandando el séptimo cuerpo el general Saint-Cyr.

No desayudaban tampoco á los heróicos esfuerzos de Gerona las escaramuzas con que divertian á los molestan franceses. franceses los somatenes, miqueletes y alguna tropa de línea. Don Antonio Porta los molestaba desde la raya de Francia hasta Figueras: de agui á Gérona entretenialos el doctor Don Francisco Robira, infatigable y audaz partidario. El general Wimpffen, Don Pedro Cuadrado y los caudillos Milans, Iranzo y Clarós, corrian la tierra que media desde Hostalrich por Santa Coloma hasta la plaza de Gerona. Por tanto para despejar la línea de comunicacion con Francia tuvo Saint-Cyr que enviar el 12 de julio una brigada del general Souham á Bañolas, al mismo tiempo que el general Gillot desde Figueras se adelantaba á San Lorenzo de la Muga.

Socorro que intenta entrar en Gerona.

rona pedido socorro, y en respuesta á su demanda trataron las autoridades de Cataluña de enviar un convoy y alguna fuerza á las órdenes de Don Rodulfo Marshall. Marshall, irlandés de nacion y hombre de brios, que habia venido á España á tomar parte en su sagrada lucha. Pasaron los nuestros delante del general Pino en Llagostera sin ser descubiertos; mas avisado el enemigo por un soldado zaguero, tomó el general Saint-Cyr sus medidas, y el 10 interceptó en Castellar el socorro, entrando solo en la plaza el coronel Marshall con unos cuantos que lograron salvarse.

Muy luego de comenzar el sitio habian los de Ge-

Los sitiadores despues del malogrado asalto de Monjuich prolongaron sus trabajos, y abrasando los dos mares frentes del nordeste y neroeste se adelantaron hasta que contra Nomitalia. la cresta del glacis. Nuevas y multiplicadas baterías le-

Continuan to

vantaron sin que los detuviesen nuestros fuegos ni el valor de los sitiados. Perecieron el 31 muchos de ellos en la torre de San Luis, que voló una bomba arrojada de la plaza, y en una salida que voluntariamente hicieron del castillo en el mismo dia varios soldados.

Entrado agosto continuaron los franceses con el mismo ahinco en acometer á Monjuich, y en la noche Ataque del rebedel 3 al 4 quisieron apoderarse del rebellin del frente de ataque. Frustróse por entonces su intento; pero al dia siguiente se hicieron dueños de aquella obra, alojándose en la cresta de la brecha: 800 hombrés defendian el rebellin, 50 perecieron, y con ellos su bizarro gefe Don Francisco de Paula Grifols. Ni aun asi se enseñorearon los franceses de Monjuich. Los defensores antes de abandonarle hiciaron una sa-

lida el 10 en daño de los contrarios.

Sin embargo previendo el gobernador del Castillo Don Guillermo Nash que no le seria ya dado sostenerse por mas tiempo, habia consultado en aquellos dias á su gefe Don Mariano Alvarez, quien opuesto á todo género de capitulacion ó retirada tardó Abandonan los en contestarle. Nash entonces juntó un consejo de espatales a monguerra y con su acuerdo evacuó á Monjuich el 12 de agosto á las seis de la tarde, destruyendo antes la artillería y las municiones. Ocuparon los franceses aquellos escombros, siendo maravillosa y dechado de defensas la de este castillo, pues los sitiadores solo penetraron en su recinto al cabo de dos meses de expugnacion, y despues de haber levantado diez y nueve baterías, abierto varias brechas, y perdido mas de 3000 hombres. De los 900 que componian la guarnicion española murieron 18 oficiales y 511 soldados, sin quedar apenas quien no estuviese herido...

Poco antes de la evacuacion y ya esta resuelta recibió Don Guillermo Nash pliegos del gohernador Alvarez, en los que lejos de aprobar la retirada de Monjuich estimula á la defensa con premios y ofrecimientos. No por eso se cambió de parecer, juzgando imposible prolongar la resistencia.Los gefes al entrar en la plaza pidieron que se les formase consejo de guerra si no habian cumplido con su obligacion. Pero Alvarez, justo, no menos que tenaz y valeroso, aprobó su conducta.

Miraba el enemigo como tan importante la rendicion de Monjuich que al dar Verdier cuenta de ella á su gobierno, afirmaba que la ciudad se entregaria dentro de ocho ó diez dias. Grande fue su engaño. Cierto pacton fuich. era que la plaza con la pérdida del castillo quedaba por

seses cen la oes-

aquella parte muy comprometida, cubriéndola solo un flaco y an-

tiguo muro, y ningunos otros fuegos sino los de la torre de la Gironella y los de dos baterías situadas encima de la puerta de San Cristóbal y muralla de Sarracinas. Tambien los franceses se habian posesionado el 2 del convento de San Daniel en la cañada del Galligans, é impedido la entrada de los cortos socorros que todavía de cuando en cuando penetraban en la plaza por aquel lado.

Hasta entonces persuadidos los sitiadores de que con plaza. la ocupacion de Monjuich abriria la ciudad sus puertas, no habian contra ella apretado el sitio. Solo por medio de una batería de 4 cañones y 2 obuses plantada en la ladera del Puig Denroca molestaban á los vecinos, y hacian desde su elevada posicion daño en los baluartes de San Pedro, Figuerola y en San Narciso. Construyeron ahora tres baterías: una en Monjuich de 4 cañones de á 24; otra encima del arrabal de San Pedro, y la tercera en el monte Denroca. Rompieron todas ellas sus fuegos el dia 19, atacando principalmente la muralla de San Cristóbal y la puerta de Francia. Los sitiados para remediar el estrago y ofrecer nuevos obstáculos imaginaron muchas y oportunas obras : cerraron las calles que desembocan en la plaza de San Pedro, y abrieron una gran cortadura defendida detras por un parapeto. Los franceses, que escarmentados con el ejemplar de Zaragoza huian de empeñar la lucha en las calles, no insistieron con ahinco en su ataque de la puerta de Francia, y revolvieron contra la de San Cristóbal y muralla de Santa Lucía, parage en verdad el mas flaco y elevado de la plaza. Adelantaron para ello sus trabajos, y construidas nuevas baterías de brecha v morteros vomitaron estas muerte v destrozos los últimos dias de agosto, con especialidad en los dos puntos últimamente indicados y en los cuarteles nuevo y viejo de alemanes. Quisieron el 25 alojarse los enemigos en las casas de la Gironella; pero una partida española que salió del fuerte del Condestable impidió su intento, matando á unos y cogiendo á otros prisioneros.

Pocos esfuerzos de esta clase le era lícito hacer á la guarnicion, escasa de suyo y menguada con las pérdidas de Monjuich y las diarias de la plaza. La corta poblacion de Gerona tampoco daba ensanche como en Zaragoza para repetir las salidas. Ni aun apenas hubiera quedado gente que cubriese los puestos si de cuando en cuando y subrepticiamente no se hubiesen introducido en el recinto algunos hombres llevados de verdadera y desinteresada gloria, de los cuales en aquellos dias hubo 100 que vinieron de Olot.

Respuesta notable de Alvarez.

No obstante el gobernador Don Mariano Alvarez, activo al propio tiempo que cuerdo, no desaprovechaba ocasion de molestar al enemigo y retardar sus trabajos, y á un oficial que encargado de una pequeña salida le preguntaba que atlónde en caso de retirarse se acogeria, respondióle severamente, al cementerio.

Mas luego que vió atacado el recinto de la plaza puso su mayor co-

nato en reforzar el punto principalmente amenazado: para lo cual construyendo en parages proporcionados varias bajerías, hasta colocó una de dos cañones encima de la bóveda de la catedral. Aunque los enemigos desencavalgaron pronto muchas piezas, ofendíales en gran manera la fusilería de las murallas, y sobre todo las granadas, bombas y polladas que de lugares ocultos se lanzaban á las trincheras y baterías vecinas. Los apuros, sin embargo crecian dentro de la ciudad, y se disminuia mas y mas el número de defensores, siendo ya tiempo de que fuese socorrida.

El general Don Joaquin Blake, quien despues de su desgraciada campaña de Aragon regresó segun dijimos á Cataluña, puesta tambien bajo su mando, salió en julio de Tarragona con solo sus ayudantes, y recorrió la tierra hasta Olot. En su viage si bien detenido por una indisposicion, no permaneció largo tiempo retrocediendo á Tortosa antes de concluirse el mes; de alli tomadas ciertas disposiciones, pensó con eficacia en auxiliar á Gerona.

Aguijábanle á ello las vivas reclamaciones de aquella plaza, y las que de palabra hizo Don Enrique Odonell enviado va al socorro de por Alvarez al intento. Blake resuelto á la empresa atendió antes de su partida á distraer al enemigo en las otras provincias que abrazaba su distrito, por cuyo motivo envió una division á Aragon, dejó otra en los lindes de Valencia, y él con la de Lazan se trasladó en persona á Vique, en donde no terminado todavía agosto, estableció su cuartel general. A su llegada agregó á su gente las partidas y somatenes que hormigueaban por la tierra, y pasó á Sant Hilari y ermita del Padró. Desde este punto quiso llamar la atencion del enemigo á varios otros para ocultar el verdadero por donde pensaba introducir el socorro. Asi fue que el Ruenas dienosi-30 de agosto en la tarde envió á Don Enrique Odonell con 1200 hombres la vuelta de Bruñolas, habiendo antes dirigido por el lado opuesto á Don Manuel Llauder sobre la ermita de los Angeles. Don Francisco Robira y Don Juan Clarós debian tambien divertir al enemigo por la orilla izquierda del Ter.

El general Saint-Cyr, cuyos reales desde el 10 de agosto se habian trasladado á Fornells, estando sobre aviso de los intentos de Blake, tomó para estorbarlos varias medidas de acuerdo con el general Verdier, y reunió sus tropas desparramadas por la dificultad de subsistencias. Mas á pesar de todo consiguieron los españoles su objeto. Llauder se apoderó de los Angeles, y Odonell atacando vivamente la posicion de Bruñolas, trajo hácia si la mayor parte de la fuerza de los enemigos que creyeron ser aquel el punto que se queria forzar.

Amaneció el 1º de setiembre cubierta la tierra de espesa niebla,

y Saint-Cyr, á quien Verdier se habia ya unido, aguar-Vésa Saint-Gyr en cafado. dô hasta las tres de la tarde á que los españoles le atacasen. Hizo para provocarlos varios movimientos del lado de Bruñolas; pero viendo que al menor amago daban aquellos traza de retirarse, tornó á Fornells, en donde con admiracion suva encontró en desórden la division de Lecchi, que regida ahora por Millossevitz habia quedado apostada en Salt. Justamente por alli fue por donde el convoy se dirigió á la plaza, siguiendo la derecha del

Ter. Componíase de 2000 acémilas que custodiaban Entra un convoy y refuerso en 4000 infantes y 2000 caballos á las órdenes del gene-Gerona à las érral Don Jaime Garcia Conde. Cavó este de repente denes de Conde.

sobre los franceses de Salt, arrollólos completamente. y mientras que en derrota iban la vuelta de Fornolls, entró en Gerona el convoy tranquila y felizmente. Alvarez dispuso una salida que bajo Don Blas de Fournas fuese al encuentro de Conde, divirtiendo asimismo la atención del enemigo del lado de Monjuich. A la propia sazon Clarós penetró hasta San Medir, y Robira tomó á Montagut, de donde arrojó á los wessfalianos que solos habian quedado para guardar la línea, matando un miguelete al general Hadeln con su propia espada. Clavaron los nuestros tres cañones, y persiguieron á sus contrarios hasta Sarria. En grande aprieto estaban los últimos cuando repasando el Ter el general Verdier volvió á su orilla izquierda, y contuvo á los intrépidos Clarós y Robira. Por su parte el general Conde, despues de dejar en la plaza el convoy 🔻 3287 hombres, tornó con el resto de su gente á Hostalrich, y á Olot Don Joaquin Blake que habia permanecido en observacion de los diversos movimientos de su ejército. Fueron estos dichosos en sus resultas y bastante bien dirigidos, quedando completamente burlado el general Saint-Cyr no obstante su pericia.

Dió aliento tan buen suceso á la corta guarnicion de Gerona que se vió asi reforzada; mas por este mismo aumento no se consiguió

disminuir la escasez con los víveres introducidos.

Los franceses ocuparon de nuevo los puntos abandonados, y el 6 de setiembre recobraron la ermita de los Angeles, pasando á cuchillo á sus defensores, excepto á tres oficiales y al comandante Llauder que saltó por una ventana. No intentaron contra la plaza en aquellos dias cosa de gravedad, contentándose con multiplicar las obras de defensa. No desaprovecharon los sitiados aquel respiro, y atareándose afanadamente, aumentaron los fuegos de flanco y parabólicos, y ejecutaron otros trabajos no menos importantes.

Pasado el 11 de setiembre renovaron los enemigos el fuego con mayor furor, y ensancharon tres brechas ya abiertas en Santa Lucía, Atemanes y San Cristóbal, maltratando tambien el fuerte del

Calvario, cuvo fuego sobremanera los molestaba.

Dispuso el 15 Don Mariano Alvarez una salida con Salida malograda để là pláid. intento de retardar los trabajos del sitiador y aun de destruir algunos de ellos. Dirigiala Don Blas de Fournas, y aunque al principio todo lo atropellaron los nuestros, no siendo despues convenientemente apoyadas las dos primeras columnas por otra que iba de respeto, tuvieron que abrigarse todas de la plaza sin haber recogido el fruto deseado.

Aportilladas de cada vez mas las brechas, y apagados los fuegos del frente atacado, trataron los enemigos de dar el asalto. Pero antes enviaron parlamentarios, que segun invariable resolucion de

Alvarez, fueron recibidos á cañonazos.

Irritados de nuevo con tal acogida corrieron al asalto á las cuatro de la tarde del 19 de setiembre, franceses la plasa distribuidos en cuatro columnas de á 2000 hombres: al 10 de sotient-Entonces brillaron las buenas y previas disposiciones que habia tomado el gobernador español; alli mostró este su levantado ánimo. Al toque de la generala, al tañido triste de la campana que llamaba á somaten, soldados y paisanos, clérigos y frailes, mugeres y hasta niños acudieron á los puestos de antemano y a cada uno señalados. En medio del estruendo de doscientas bocas de cañon y de la densa nube que la pólyora levantaba, ofrecia noble y grandioso espectaculo la marcha magestuosa y ordenada de tantas personas de diversa clase, profesion y sexo. Silenciosos todos se vislumbraba siri embargo en sus semblantes la confianza que los alentaba. Alvarez á su cabéza grave y denodado, representábase à la imaginacion en tan horrible trance à la manera de los héroes de Homero, superior y descollando entre la muchedumbre, v cierto que si no se aventajaba á los demas en estatura como aquellos, sobrepujaba á todos ett resolución y gran pecho. Con no menor orden que la marcha se habian preparado los refuerzos, la distribución de municiones, la asistencia y conducción de heridos.

Presentose la primera columna entemiga delante de la brecha de Santa Lucia que mandaba el irlandes Don Rodulfo Marshall. Dos veces tomaron en ella pie los acometedores, y dos veces rechazados quedaron muchos de ellos alli tendidos. Tuvieron los españoles el dolor de que fuese herido gravemente y de que muerte de Marmuriese a poéo el comandante de la brecha Marshall, dulen antes de espirar prorumpió diciendo « que moria contento

« por tal causa y por nacion tan brava. »

Otras dos columnas enemigas emprendieron arrojadamente la entrada por las brechas mas anchurosas de Alemanes y San Cristóbal, en donde mandaba Don Blas de Fournas. Por algun tiempo alojáronse en la primera hasta que al arma blanca los repeliéron los regimientos de Ultonia y Borbon, apartándose de ambas destrozados por el fuego que de todos lados llovia sobre ellos. No menos padeció otra columna enemiga que largo rato se mantavo que da fie de la torre de la Gironella. Herido aqui el capitan de

artilleria Don Salustiano Gerona, tomó el mando provisional Don Cárlos Beramendi, y haciendo las veces de gefe y de subalterno causó estrago en las filas enemigas.

Amenazaron tambien estas durante el asalto los fuertes del Con-

destable y del Calvario igualmente sin fruto.

Tres horas duró funcion tan empeñada. Todas las brechas quedaron llenas de cadáveres y despojos enemigos; el furor Son repelidos de los sitiados era tal, que dejando á veces el fusil, todas partes con sus membrudos y esforzados brazos cogian las piedras gran pérdida. sueltas de la brecha y las arrojaban sobre las cabezas de los acometedores. Don Mariano Alvarez animaba á todos con su ejemplo y aun con sus palabras precavia los accidentes, reforzaba los puntos mas flacos, y arrebatado de su celo no escuchaba la voz de sus soldados que encarecidamente le rogaban no acudiese como lo hacia á los parages mas expuestos. Perdieron los enemigos varios oficiales de graduacion y cerca de 2000 hombres: entre los primeros contaron al coronel Floresti que en 1808 subió á posesionarse del Monjuich de Barcelona en donde entonces mandaba Don Mariano Alvarez. De los españoles cayeron aquel dia de 300 á 400, en su número muchos oficiales que se distinguieron sobremanera y algunas de aquellas mugeres intrépidas que tanto honraron á Gerona.

Convierten los franceses con leccion tan rigoreanceses el sitto en bloqueo, y contando por auxiliares, como díce Saint-Cyr, el tiempo, las calenturas y el hambre.

Escarmentados los franceses con leccion tan rigorosa, desistieron de repetir los asaltos á pesar de las 
muchas y espaciosas brechas, convirtiendo el sitio en 
bloqueo, y contando por auxiliares, como díce Saint-Cyr, el tiempo, 
las calenturas y el hambre.

Don Joaquin Blake, á quien algunos motejaban de no divertir la atencion del enemigo del lado de Francisca.

Don Joaquin Blake, á quien algunos motejaban de no divertir la atencion del enemigo del lado de Francisca.

Cia, intentó de nuevo avituallar la plaza. Para ello preparado un convoy en Hostalrich apareció el 26 de sétiembre con 12,000 hombres en las alturas de La Bisbal á dos leguas de Gerona. Gobernada la vanguardia por Don Enrique Odonell, desalojó á los franceses de los puntos que ocupaban desde Villa-Roja hasta San Miguel. Salieron al propio tiempo de la plaza y del Condestable 400 hombres guia-

dos por el coronel de Baza Don Miguel de Haro que tambien ha trazado con imparcialidad la historia de este sitio. Seguia á Odonell Wimpffen con el convoy, el cual constaba de unas 2000 acémilas y ganado lanar. Quedó el grueso del ejército teniendo al frente á Blake en las mencionadas alturas de La Bisbal.

Enterado Saint-Cyr de la marcha del convoy, trató de impedir su entrada en la plaza. Consiguiólo desgraciadamente esta vez interponiéndose entre Odonell y Wimpffen y todo lo apresó, excepto unas 170 cargas que se salvaron y metieron en Gerona. Achacóse la culpa á la sobrada intrepidez de Odonell que se alejó mas de lo conveniente de Wimpffen, y tambien á la tímida prudencia de Blake que no acudió debidamente en auxilio del último. Asi no llegarón á Gerona víveres tan necesarios y deseados, y perdió malamente el ejército de Cataluña unos 2000 hombres. Odonell y Haro se abrigaron de los fuertes del Condestable y Capuchinos. Trataron los franceses cruelmente á los arrieros del convoy, ahorcando á unos y fusilando á otros en el Palau á vista de la ciudad.

Corta compensacion de tamaña desdicha fueron algunas ventajas conseguidas en el Llobregat y Besós por los miqueletes y tropas de línea. Tampoco pudo Barcelona. servir de consuelo el haber dispersado los ingleses y cogido en parte un convoy que escoltaban navíos de guerra franceses, y que llevaba víveres y auxilios á Barcelona; ventura que no habian tenido poco antes con el que mandaba el almirante francés Cosmao que entró y salió de aquel puerto sin que nadie se lo estorbase.

Realmente en nada remediaba esto á Gerona, cuyas enfermedades y penuria crecian con rapidez. Se esme-Empieza el hamraban en vano para disminuir el mal la junta y el gobernador. No se habian acopiado víveres sino para cuatro meses, y ya iban corridos cinco. Imperceptibles fueron conforme manifestamos los socorros introducidos en 1º de setiembre, aumentándose las cargas con el refuerzo de tropas.

Por lo mismo y segun lo requeria la escasez de la Unese Odonellal plaza, Don Enrique Odonell, que desde la malograda expedicion del convoy de 26 de setiembre permanecia al pie del fuerte del Condestable, tuvo que alejarse, y atravesando la ciudad en la noche del 12 de octubre, cruzó el llano de Salt y Santa Eugenia, uniéndose al ejército por medio de una marcha atrevida.

En aguel dia llegó igualmente al campo enemigo el mariscal Augereau, habiendo partido el 5 el general gereau sucede Saint-Cyr. Con el nuevo gefe francés, y posteriormente, acudieron á su ejército socorros y refuerzos estrechándose en extremo el bloqueo. Levantaron para ello los sitiadores varias baterías, formaron reductos,

El mariscal Au-Saint-Cyr en Ca-

> Estréchase el bloqueo.

y llegó á tanto su cuidado que de noche ponian perros en las sendas y caminos, y ataban de un espacio á otro cuerdas con cencerros y campanillas; por cuya artimaña cogidos algunos paisanos, atemorizáronse los pocos que todavía osaban pasar con víveres á la ciudad.

La escasez por tanto tocaba al último punto. Los mas de los habitantes habian ya consumido las provisiones hambre y las enque cada uno en particular habia acopiado, y de ellos fermedades. y de los forasteros refugiados en la plaza veíanse muchos caer en las

calles muertos de hambre. Apenas quedaba otra cosa en los almacenes para la guarnicion que trigo, y como no habia molinos, supliase la falta machacando el grano en almireces ó cascos de bomba, y á veces entre dos piedras; y asi y mal cocido se daba al soldado. Nacieron de aqui y se propagaron todo género de dolencias, estando henchidos los hospitales de enfermos y sin espacio ya pará contenerlos. Solo de la guarnicion perecieron en este mes de octubre 793 individuos, comenzando tambien á faltar hasta los medicamentos mas comunes. Inútilmente Don Joaquin

Blake para socor-

empeño.

Blake trató por tercera vez de introducir socorros. De Hostalrich aproximóse el 18 de octubre á Bruñolas; y aguantó el 20 un ataque del enemigo, cuya retaguardia picó despues Odonell hasta los llanos de Gerona. Acudiendo el mariscal Augereau con nuevas fuerzas, retiróse Blake camino de Vique dejando solo á Odonell en Santa Coloma, quien, á pesar de haber peleado esforzadamente, cediendo al número, tuvo que abandonar el puesto y todo su bagage. Quedaban asi á merced del vencedor las provisiones reunidas en Hostalrich que pocos dias despues fueron por la mayor parte destruidas, habiendo entrado el enemigo la villa, si bien defendida por los vecinos con bastante

Dentro de Gerona no dió noviembre lugar à com-Noviembre. bates excusados y peligrosos en concepto de los sitiadores. Renováronse si de parte de estos las intimaciones, valiéndose de paisanos, de soldados y hasta de frailes que fueron ó mál acogidos ó presos por el gobernador. Pero las lástimas y calamidades se agravaban mas y mas cada dia\*. Las carnés Hambre horrode caballo, jumento y mulo de que poco antes se harošė. Cárestfa de víbia empezado á echar mano, ibanse apurando ya por veres. el consumo de ellas, ya tambien porque faltos de pasto (\* Véase Ap. n. i.) y alimento, los mismos animales se morian de hamibre comiéndose entre st las crines. Cuando la codicia de algun paisano arrostrando riesgos introducia comestibles, vendíanse estos á exorbitantes precios; costaba una gallina dieciseis pesos fuertes y una perdiz cuatro. Adquirieron tambien extraordinario valór aun los animales mas inmundos, habiendo quien diese por un raton cinco reales vellon y por un gato treinta. Los hospitales, sin medicinas ni alimentos, y privados de luz y fuego, habíanse convertido en un cementerio en que solo se divisaban no hombres sino espectros. Las heridas eran por lo mismo casi todas mortales y se complicaban con las calenturas contagiosas que á todos afligian, acabando por manifestarse el terrible escorbuto y la disentería.

A la vista de tantos males juntos de guerra, hambre, enfermedades 🛊 dòlorosas muertes, flaqueaban hasta los mãs cons Vacila el animo tatités. Sóló Alvarez se mantenia infléxible. Habia algunos aunque contados que hablaban de capitular, Inflexibilidad do otros queriendo incorporarse al ejército proponian abrirse paso por medio del enemigo. De los primeros hubo quien osó pronunciar en presencia del gobernador la palabra capitulación, pero este interrumpiéndole prontamente díjole: «¡Cómo, « solo usted es aqui cobarde! Cuando ya no haya viveres nos « comeremos á usted y á los de su ralea, y despues resolveré lo « que mas convenga. »

Entre los que con pensamientos mas honrados ansiaban salir por fuerza de la plaza, se celebraron reuniones y aun se hicieron varias propuestas, mas la junta, recelando desagradables resultas, atajó el mal, y todos se sometieron á la firme condicion del gobernador.

Este cuanto mas crecia el peligro mas impertérrito se mostraba, dando por aquellos dias un bando asi concebido. « Sepan las tropas que guarnecen los primeros puestos,

- « que los que ocupan los segundos tienen órden de hacer fuego, « en caso de ataque, contra cualquiera que sobre ellos venga sea
- « español ó francés, pues todo el que huye hace con su ejemplo

« mas daño que el mismo enemigo. »

La larga y empeñada resistencia de Gerona dió ocasion á que la junta central concediese á sus defensores iguales gracias que á los de Zaragoza, y provocó en el principado de Cataluña el deseo de un levantamiento general para ir á socorrer la plaza. Con intento de llevar á cabo esta última medida, se juntó en Manresa antes de concluirse noviembre un congreso compuesto de individuos de todas clases y de todos los puntos del principado.

Pero ya era tarde. Tras del triste y angustiado verano en el que ni las plantas dieron flores, ni cria los brutos, llegó el otoño que húmedo y lluvioso acreció las penas y desastres. Desplomadas las casas, desempedradas las calles, y remansadas en sus hoyos las aguas y las inmundicias, quedaron los vecinos sin abrigo y respirabase en la ciudad un ambiente infecto corrompido tambien con la putrefaccion de cadáveres que yacian insepultos en medio de escombros y ruinas. Habian perecido en noviembre 1378 soldados y casi todas las familias desvalidas. No se veian mugeres en cinta, falleciendo á veces de inanicion en el regazo de las madres el tierno fruto de sus entrañas. La naturaleza toda parecia muerta.

Los enemigos, aunque prosiguieron arrojando bombas é incomodando con sus fuegos, no habian renovado sus asaltos escarmentados en sus anteriores tentativas. Mas el mariscal Augereau viendo que el congreso catalan excitaba á las armás á todo el principado, recelóse que Gerona con su constancia diese tiempo á ser socórrida, por lo que en la noche del 2 de di-

ciembre, aniversario de la coronacion de Napoleon, franceses sus alaques.

emprendió nuevas acometidas. Ocupó de resultas el arrabal del Cármen, y levantando aun mas baterías, ensanchó las antiguas brechas y abrió otras. El 7 se apoderó del reducto de la Ciudad y de las casas de la Gironella, en donde sus soldados se atrincheraron y cortaron la comunicacion con los fuertes, á cuyas guarniciones no les quedaba ni aun de su corta racion sino para dos dias. Imperturbable Alvarez, si bien ya muy enfermo, dispuso socorrer aquellos puntos y consiguiólo enviando trigo para otros tres dias, que fue cuanto pudo recogerse en su extrema penuria.

Ataque del 7 de procurado los enemigos intimar la rendicion á la plaza, rompieron el fuego por todas partes desde la batería formada al pie de Montelibi hasta los apostaderos del arrabal del Cármen, imposibilitando de este modo el tránsito del puente de piedra.

Gerona en fin se hallaba el 8 sin verdadera defensa. Perdidos casi todos sus fuertes exteriores, veíase tra Gerona todo género de males. interrumpida la comunicacion con tres que aun no lo estaban. Siete brechas abiertas, 1100 hombres era la fuerza efectiva, y estos convalecientes ó batallando como los demas contra el hambre, el contagio y la continua y penosa fatiga. De sus cuerpos no quedaba sino una sombra, y el espíritu aunque sublime no bastaba para resistir á la fuerza física del enemigo. Hasta Alvarez, de cuya boca como de la de Calvo gobernador de Maestricht, no salian otras palabras que las de « no quiero rendirme, » doliente durante el sitio de tercianas, rindióse al fin á una fie-Alvarez. bre nerviosa que el 4 de diciembre ya le puso en peligro. Continuó no obstante dando sus órdenes hasta el 8, en que Substituyele Don entrándole delirio hizo el 9 en un intervalo de sano Julian Bolivar. juicio dejacion del mando en el teniente de rey Don Julian Bolívar. Su enfermedad fue tan grave que recibió la extremauncion, y se le llegó á considerar como muerto. Hasta entonces no parecia sino que aun las bombas en su caida habian respetado tan grande alma, pues destruido todo en su derredor y los mas de los cuartos de su propia casa, quedó en pie el suyo no habiéndose nunca mudado del que ocupaba al principio del sitio.

Postrado Alvarez postróse Gerona. En verdad ya no era dado resistir mas tiempo. Don Julian Bolívar congregó la junta corregimental y una militar. Dudaban todos qué resolver, ¡tanto les pesaba someterse al extrangero! pero habiendo recibido aviso del congreso catalan de que su socorro no llegaria con la deseada prontitud, tuvieron que ceder á su dura estrella, y

Hourosa capitulacion de Gerona. enviaron para tratar al campo enemigo á Don Blas de Fournas. Acogió bien á este el mariscal Augereau y se ajustó entre ambos una capitulacion honrosa y digna de los defensores de Gerona \*. Entraron los franceses en la plaza el 11 de diciembre por la puerta del Areny, y asombráronse al considerar aquel monton de cadáveres y de escombros, triste monumento de un malogrado heroismo. Habian alli perecido de 9 á 10,000 personas, entre ellas 4000 moradores.

Carnot nos dice que consultando la historia de los sitios modernos, á penas puede prolongarse mas allá defensa la de esta la de 40 dias la defensa de las mejores plazas; y la de la débil Gerona duró siete meses! Atacáronla los franceses conforme hemos visto con fuerzas considerables, levantaron contra sus muros 40 baterías de donde arrojaron mas de 60,000 balas y 20,000 bombas y granadas, valiéndose por fin de cuantos medios señala el arte. Nada de esto sin embargo rindió á Gerona, « solo el hama bre, segun el dicho de un historiador de los enemigos, y la falta « de municiones pudo vencer tanta obstinacion. »

Dirigieron los españoles la defensa no solo con la fortaleza que infundia Alvarez, sino con tino y sabiduría. Mejor avituallada hubiera Gerona prolongado sin término su resistencia, teniendo entonces los enemigos que atacar las calles y las casas, en donde como en Zaragoza hubieran encontrado sus huestes nuevo sepulcro.

El gobernador Don Mariano Alvarez, aunque des-Alvarez traslahauciado volvió en sí, y el 23 de diciembre le sacaron dado à Francia. para Francia. Desde alli tornáronle á poco á España, y le encerraron en un calabozo del castillo de Figueras, habiéndole antes separado de sus criados y de su ayudante sospechas de que Don Francisco Satué. Al dia siguiente de su llegada susurrose que habia fallecido, y los franceses le pusieron de cuerpo presente tendido en unas parihuelas, apareciendo la cara del difunto hinchada y de color cárdeno á manera de hombre á quien han ahogado ó dado garrote. Así se creyó generalmente en España, y en verdad la circunstancia de haberle dejado solo, los indicios que de muerte violenta se descubrian en su semblante, y noticias confidenciales \* que recibió el gobierno español, daban lugar á vehementes sospechas. Hecho tan atroz no merecia sin embargo fé alguna, á no haber amancillado su historia con otros parecidos el gabinete de Francia de aquel tiempo.

La junta central decretó « que se daria á Don Ma« riano Alvarez, si estaba vivo, una recompensa pro« pia de sus sobresalientes servicios, y que si por desgracia hubiese muerto, se tributarian á su me« moria y se darian á su familia los honores y premios debidos á « su ínclita constancia y heróico patriotismo. » Las córtes congregadas mas adelante en Cádiz mandaron grabar su nombre en letras de oro en el salon de las sesiones, al lado de los ilustres Daoiz

y Velarde. En 1815 Don Francisco Javier Castaños, capitan general de Cataluña, pasó á Figueras, hízole las debidas exequias, y colocó en el calabozo en donde habia expirado una lápida que recordase el nombre de Alvarez á la posteridad. Honores justamente tributados á tan claro varon.

Estado de las Ocurrieron durante el largo sitio de Gerona en las otras provincias. demas partes de España diversos é importantes acontecimientos. De los mas principales hasta la batalla de Talavera dimos cuenta. Reservamos otros para este lugar, sobre todo los que acaecieron posteriormente á aquella jornada. Entre ellos distinguiremos los generales y que tomaban principio en el gobierno central de los particulares de las provincias, empezando por los últimos nuestra narracion.

Debe considerarse en aquel tiempo el territorio es-Provincias libres. pañol como dividido en pais libre y en pais ocupado por el extrangero. Valencia, Murcia, las Andalucías, parte de Extremadura y de Salamanca, Galicia y Asturias respiraban desembarazadas y libres, trabajadas solo por interiores contiendas. Mostrábase Valencia rencillosa y pendenciera, excitando al desórden el ambicioso general Don José Caro, quien, habiéndose valido de ciertas cabezas de la insurreccion para derribar de su puesto al conde de la Conquista, las persiguió despues y maltrató encarnizadamente. Murcia, aunque satélite, por decirlo asi, de Valencia en lo militar, daba señales de moverse con mayor independencia cuando se trataba de mantener la union y el orden. Asiento las Andalucías del gobierno central no recibian por lo comun otro impulso que el de aquel, teniendo que someterse á su voluntad la altiva junta de Sevilla. Permaneció en general sumisa Extremadura, y la parte libre de Salamanca estaba sobradamente hostigada con la cercanía del enemigo para provocar ociosas reyertas. En Galicia y Asturias no reinaba el mejor acuerdo, resintiéndose ambas provinçias de los males que causó la atropellada conducta de Romana. Desabrida la primera con la persecucion de los patriotas, no ayudó al conde de Noroña que quedó mandando y á quien tambien faltaba el nervio y vigor entonces tan necesarios; lo cual excitó de todas partes vivas reclamaciones al gobierno supremo para que se restableciese la junta provincial que Romana ni pensó ni quiso convocar. Al cabo, pero pasados meses, se atendió á tan justos clamores, Gobernaban á Asturias el general Mahy y la junta que formó el mismo Romana, autoridades ambas harto negligentes. En octubre fue reemplazado el primero por el general Don Antonio de Arce. Habiale enviado de Sevilla la junta central en compañía del consejero de Indias Don Antonio de Leiva, á fin de que aquel capitanease la provincia y de que los dos oyesen las quejas de los individuos de la junta disuelta por Romana. Ejecutóse lo postrero mal y lentamente y en lo demas nada adelantó el nuevo general, hombre pacato y floje. Reportose por tanto poco fruto en las provincias libres de las buenas disposiciones de los habitantes, siendo menester que el enemigo punzase de cerca para estimular á las autoridades y acallar sus desavenencias.

Tampoco faltaban rivalidades en las previncias ocupadas, particularmente entre los gefes militares, achaque de todo estado en que las revueltas han roto los antiguos vínculos de subordinacion y órden. Vamos á hablar de lo que en ellas pasó hasta fines de 1809.

Pulularon en Aragon despues de las funestas jornadas de Maria y Belchite los partidarios y cuerpos francos. Recorrian unos los valles del Pirineo é izquierda del Ebro, otros la derecha y los montes que se elevan entre Castilla la Nueva y reino de Aragon. Aquellos obraban por sí y sostenidos á veces con los auxilios que les enviaba Lérida: los segundos escuchaban la voz de la junta de Molina y en especial la de la de Aragon, que restablecida en Teruel el 30 de mayo, tenia á veces que convertirse como muchas otras y á causa de las ocurrencias militares, en ambulante y peregrina.

Abrigaronse partidarios intrépidos de las hoces y valles que forma el Pirineo desde el de Venasque en la parte oriental, hasta el de Ansó situado al otro extremo. Tambien aparecieron muy temprano en el de Roncal, que pertenece á Navarra, fragoso y áspero, propio para embreñarse por selvas y riscos. En estos dos últimos y aledaños valles campeó con ventura Don Mariano Renovales. Prisionero en Zaragoza se escapó cuando le llevaban á Francia, y dirigiéndose á lugares solitarios se detuvo en Roncal para reunir varios oficiales tambien fugados. Noticioso de ello el general francés D'Agoult, que mandaba en Navarra, y temeroso de un levantamiento envió en mayo para prevenirle al gefe de batallon Puisalis con 600 hombres. Súpolo Reno-Combates en vales y allegando apresuradamente paisanos y soldados dispersos se emboscó el 20 del mismo mes en el pais que media entre los valles del Roncal y Ansó. El 21 antes de la aurora comenzaron los combates, trabáronse en varios puntos, duraron todo aquel dia y el siguiente en que se terminaron con gloria nuestra al pie del Pirineo, en la alta roca llamada Undari. Todos los franceses que alli acudieron fueron muertos ó hechos prisioneros, excepto unos 120 que penetraron en los valles.

Animado con esto Renovales, pero mal municionado, busco recursos en Lérida y trajo armeros de Eibar y Plasencia. Pertrechado algun tanto aguardó á los franceses, quienes invadiendo de nuevo aquellas asperezas el 15 de junio, fueron igualmente deshechos y perseguidos hasta la villa de Lumbier. Interpusiéronse en seguida los nuestros en los caminos principales, y sembraron entre los enemigos el desasosiego y la zozobra.

Dieron lugar tales movimientos à que el comandante Correspondende Zaragoza Plique y el gobernador de Navarra cia entre los fran-D'Agoult entablasen correspondencia con Renovales. En ella al paso que agradecian los enemigos el buen porte de que usaba el general español con los franceses que cogia, reclamaban altamente el castigo de algunos, subalternos que se habian desmandado á punto de matar varios prisioneros, quejándose tambien de que el mismo Renovales se hubiese escapado sin atender á la palabra empeñada. Respecto de lo primero, olvidaban los franceses que á tan lamentables excesos habian dado ellos triste ocasion, mandando D'Agoult ahorcar poco antes, so color de bandidos, á cinco hombres que formaban parte de una guerrilla de Roncal; y respecto de lo segundo replicó Renovales: « Si yo me « fugué antes de llegar á Pamplona, advertid que se faltó por los « franceses al sagrado de la capitulación de Zaragoza. Fuí el pri-« mero á quien el general Morlot, sin honor ni palabra, despojó « de caballos y equipage, hollando lo estipulado. Si al general « francés es lícita la infraccion de un derecho tan sagrado, no sé « porqué ha de prohibirse á un general español faltar á su palabra « de prisionero. »

Los triunfos de Roncal y Ansó infundieron grande espíritu en todas aquellas comarcas, y Don Miguel Sarasa, hacendado rico, despues de haber tomado las armas y combatido en julio en varios felices reencuentros, formó la izquierda de Renovales apostándose en San Juan de la Peña monasterio de benedictinos, y en cuya espelunca, como la llama Zurita, nació la monarquía aragonesa, y se enterraron sus reyes hasta Don Alfonso el II.

Viendo los enemigos cuán graves resultas podria traer el levantamiento de los valles del Pirineo, mayormente no habiéndoles sido dado apagarle en su orígen, idearon acometer á un tiempo el pais que media entre Jaca y el valle de Salazar en Navarra, llamando al propio tiempo la atencion del lado de Venasque. Con este fin salieron tropas de Zaragoza y Pamplona y de otros puntos en que tenian guarnicion, no olvidando tampoco amenazar de la parte de sau Juan de la Francia. Un trozo dirigióse por Jaca sobre San Juan Peña quemado. de la Peña, otro ocupó los puertos de Salvatierra, Castillo Nuevo y Navascues, y se juntó una corta division en el valle de Salazar. Fue San Juan de la Peña el primer punto atacado. Defendióse Sarasa vigorosamente, mas obligado á retirarse quemaron el 26 de agosto los franceses el monasterio de benedictinos, conservándose solo la capilla abierta en la peña. Con el edificio ardió tambien el archivo, habiéndose perdido alli, como en el incendio del de la diputacion de Zaragoza ocurrido durante el sitio, preciosos documentos que recordaban los antiguos fueros y libertades de Aragon. El general Suchet fundó, por via de expiacion, en la capilla que quedaba del abrasado monasterio una misa perpetua con su dotacion correspondiente. Pensaba quizá cautivar de este modo la fervorosa devocion de los habitantes, mas tomóse á insulto dicha fundacion y nadie la miró como efecto de piedad religiosa.

Vencido este primer obstaculo avanzaron los franceses de todas partes hácia los valles de Ansó y Roncal. El 27 empezó el ataque en el primero, y á pesar de la porfiada oposicion de los ansotanos entraron los enemigos la villa á sangre y fuego.

Contrarestó Renovales su impetu en Roncal los dias 27, 28 y 29, retirándose hasta el término y boquetes de la villa de Urzainqui. Mas agolpándose á aquel paraje los franceses del valle de Ansó, los del de Salazar y una division procedente de Oleron en Francia, no fue ya posible hacer por mas tiempo rostro á tanta turba de enemigos. Asi deseando Renovales salvar de mayores horrores á los roncaleses, determinó que Don Melchor Ornat vecino capitalen los valde la villa capitulase honrosamente por los valles, como lo hizo, asegurando á los naturales la libertad de sus personas y el goce de sus propiedades. Renovales con varios oficiales, soldados y rusos desertores se trasladó al Cinca.

En tanto que esto pasaba en Navarra y valles occidentales de Aragon, llamaron tambien los franceses la atencion á los orientales, incluso el de Aran en Cataluña. No llevaron en todos ellos su intento mas allá del amago, siendo rechazados en el puerto de Venasque en donde se señaló el paisano Pedro Berot.

Descendiendo la falda de los Pirineos, y siguiendo la orilla izquierda del Cinca, Don Felipe Perena, Baget y otros partidarios tuvieron con los franceses reñidos choques. En varios sacaron ventaja los nuestros, incomodándolos incesantemente y cogiéndoles reses y víveres que llevaban para su abastecimiento. Ansiosos los franceses de libertarse de tan porfiados contrarios, enviaron al general Habert para dispersarlos y despejar las riberas del Cinca. Consiguió Habert penetrar hasta Fonz, en donde sus tropas asesinaron desapiadadamente á los ancianos y enfermos que habian quedado. Al mismo tiempo que Habert, cruzó el Cinca por cima de Estadilla el coronel Robert, quien al principio fue rechazado, pero concertando ambos gefes sus movimientos, replegáronse los partidarios españoles á Lérida, Mequinenza y puntos abrigados, tomando despues el mando de todos ellos Renovales. Ocuparon los franceses á Fraga y Monzon, como importantes para la tranquilidad del pais.

Mas ni aun asi consiguieron su objeto. Sarasa en octubre y noviembre apareció de nuevo en las cercanías de Ayerbe y procuró cortar las comunicaciones entre Zaragoza

y Jaca. Los españoles de Mequinenza tambien hicieron en 16 de octubre una tentativa sobre Caspe, en un principio dichosa, al último malograda. Otras parciales refriegas ocurrian al mismo tiempo por aquellos parages, poniendo al fin los franceses su conato en apoderarse de Venasque.

Mandaba alli desde 1804 el marqués de Villora, y el 22 de octubre del año en que vamos, intimándole el comandante francés de Benabarre La Pageolerie que se rindiese, contestóle el marqués dignamente. Mas en noviembre acudiendo otra vez los franceses, cedió Villora sin resistencia; y por esto, y por entrar despues al servicio del intruso, tachóse su conducta de muy sospechosa.

En la márgen derecha del Ebro las juntas de Molina y Aragon trabajaban incansables en favor de la defensa comun. La última, aunque metida en Moya, provincia de Cuenca, despues de la vergonzosa jornada de Belchite, desvivíase por juntar dispersos y promover el armamento de la provincia. Don Ramon

Gayan, separado ya del ejército de Blake al desgraciarse la accion de Maria, sirvió de mucho con su cuerpo franco para ordenar la resistencia. Ocupaba la ermita del Aguila en el término de Cariñena, y la junta agrególe el regimiento provincial de Soria y el de la Princesa venido de Santander. Hubo entre los nuestros y los enemigos varios reencuentros. Los últimos en julio desalojaron á Gayan de la ermita del Aguila, y frustróse un plan que la junta de Aragon tenia trazado para sorprender á los franceses que enseñoreaban á Daroca.

Falló en parte por disputas de los gefes que eran de igual graduacion. Para prevenir en adelante todo altercado envió Blake desde Cataluña, á peticion de la mencionada junta, á Don Pedro Villacampa, entonces brigadier, el cual reuniendo bajo su mando la tropa puesta antes á las órdenes de Gayan, y ademas el batallon de Molina con otros destacamentos, formó en breve una division de 4000 hombres. A su cabeza adelantóse el nuevo gefe antes de finalizar agosto á Calatayud, arrojó á los enemigos del puerto del Frasno, y haciendo varios prisioneros los persiguió hasta la Almunia.

En arma los franceses con tal embestida, despues de verse algo desembarazados en la orilla izquierda del Ebro, revolvieron en mayor número contra Villacampa. Prudentemente se habia recogido este á los montes llamados Muela de San Juan y sierras de Albarracin, célebres por dar nacimiento al Tajo y otros rios caudalosos, habiéndose situado en nuestra Señora del Tremedal, santuario muy venerado de los naturales, y adonde van en romería de muchas leguas á la redonda. De las tropas de Villacampa habian quedado algunas avanzadas en la direccion de Daroca, las cuales fueron en octubre arrojadas de alli por el general

Chlopicki, que avanzó hasta Molina destruyendo ó pillando casi todos los pueblos.

Don Pedro Villacampa juntó en el Tremedal entre soldados y paisanos sin armas unos 4000 hombres. El santuario está situado en un elevado monte en forma de media luna, y á cuyo pie se descubre la villa de Orihuela. Pinares que se extienden por los costados y la cumbre roqueña de la montaña dan al sitio silvestre y ceñudo semblante. Habia acumulado alli la devocion de los fieles muchas y ricas ofrendas, respetadas hasta de los salteadores, siendo asi que de día y noche se dejaban abiertas las puertas del santuario. Por lo menos asi lo aseguraban los clérigos o mosenes, como en Aragon los llaman, encargados del culto y custodia del templo.

Habia Villacampa hecho en la subida algunas cor-Se apoderan taduras, y dedicábase á disciplinar en aqual retiro su 🄞 🛦 Virgon 🐠 gente bisoña. Conocieron los franceses el mal que se les seguiria si para ello le dejaban tiempo, y trataron de destruirle ó por lo menos de aventarle de aquellas asperezas. Tuvo órden de ejecutar la operacion el coronel Henriod con su regimiento 14 de línea, alguna mas infantería, un cuerpo de coraceros y tres piezas. Maniobró el francés diestramente amagando la montaña por varios puntos, y el 25 se apoderó del Tremedal, de donde arrojados los españoles se escaparon por la espalda camino de Albarracin. Los enemigos saquearon é incendiaron á Orihuela, volándose el santuario con espantoso estrépito. Salvose la virgen que á tiempo ocultó un mosen, y retirados los franceses acudieron ansiosamente los paisanos del contorno á adorar la imágen, cuya conservacion graduaban de milagro.

Aunque con tales excursiones conseguian los enemigos despejar el pais de ciertas partidas, no por eso impedian que en otros parages los molestasen nuevas guerrillas. Asi al adelantarse aquellos via del Tremedal, los hostilizaban á su retaguardia el alcalde de Illueca, y el paisanage de varios pueblos. Lo mismo ocurria con mayor ó menor impetu en casi todas las comarcas, fatigando á los invasores tan continuo é infructuoso pelear.

Suchet sin embargo insistia en querer apaciguar à Aragon, y sabiendo que de Madrid habla ido á Cuenca el general Entra Suchet Milhaud para desbandar las guerrillas de aquella pro- en Albarracin y vincia, avanzó tambien por su parte el 25 de diciembre hasta Albarracin y Teruel, cuyo suelo aun no habian pisado los franceses, obligando á la junta de Aragon que entonces se albergaba en Rubielos á abandonar su territorio, teniendo que refugiarse en las provincias vecinas.

De estas las de Cuenca y Guadalajara traian á maltraer al enemigo. En la primera era uno de los principales gefes el marqués de las Atalayuelas, que solia

lajara. Atalay poles, ocupar á Sacedon y sus cercanías; y en la segunda el Empecinado, á quien ya vimos en Castilla la Vieja, y que se aventajaba á los demas en fama y notables hechos. Por disposicion de la central habíase establecido el 20 de julio en Sigüenza (ciudad poco antes muy mal tratada por los franceses) una junta con objeto de gobernar la provincia de Guadalajara.

Trabajó con ahinco la nueva autoridad en reunir las partidas sueltas, efectuar alistamientos y hostigar de todos modos al enemigo, y asi esta junta como otra que se erigió en tierra de Cuenca, uniéndose en ocasiones ó concertándose con las de Aragon y Molina, formaron en aquellas montañas un foco de insurreccion que hubiera sido aun mas ardiente si á veces no hubiesen debilitado su fuerza quisquillas y enojosas pendencias.

Don Juan Martin el Empecinado guerreaba allende la cordillera Carpetana; mas buscado en setiembre por la junta de Guadalajara acudió gustoso al llamamiento. Comenzó aquel cau-La de Guadaladillo á recorrer la provincia, y no dejando á los franpecinado. ceses un momento de respiro tuvo ya en los meses de setiembre y octubre choques bastante empeñados en Cogolludo, Albarés y Fuente la Higuera. Los franceses para vencerle recurrieron á ardides. Tal fue el que pusieron en planta el 12 de noviembre, aparentando retirarse de la ciudad de Guadalajara para luego volver sobre ella. Pero el Empecinado, despues de haberse provisto de porcion de paños de aquellas fábricas, rompió por medio de la hueste que le tenia rodeado y se salvó. Pagó en seguida á los franceses el susto que entonces le dieron, principalmente sorprendiendo el 24 de diciembre en Mazarrulleque á un grueso trozo de contrarios.

Entre los guerrilleros de la Mancha, de que ya entonces se hablaba, ademas de Mir y Jimenez merece particular mencion Francisco Sanchez, conocido con el nombre de Francisquete, natural de Camuñas. Habian los franceses ahorcado á un hermano suyo que se rindiera bajo seguro, y en venganza Francisco hízoles sin cesar guerra á muerte. Otros partidarios empezaron tambien á rebullir en esta provincia y en la de Toledo; mas ó desaparecieron pronto, ó sus nombres no sonaron hasta mas adelante.

En las que componen los reinos de Leon y Castilla la Vieja descolló entre otros muchos cerca de Ciudad Rodrigo Don Julian Sanchez. Vivia este en la casa paterna despues de haber militado en el regimiento de Mallorca. Pisaron los enemigos en sus correrías aquellos umbrales, y mataron á sus padres y á una hermana, atrocidad que juró Sanchez vengar : empezó con este fin á reunir gente, y luego allegó hasta 200 caballos con el nombre de lanceros, de cuya tropa nombróle capitan el duque del Parque general que alli mandaba.

Don Julian unas veces se apoyaba en el ejército ó en la plaza de Ciudad Rodrigo, otras obraba por sí y se alejaba con su escuadron. Infundia tal desasosiego en los franceses que en Salamanca el general Marchand dió contra él y sus soldados una proclama amenazadora, y cogió en rehenes como á patrocinadores á unos cuantos ganaderos ricos de la provincia. Sanchez agraviado de que el francés calificase á sus hombres de asesinos y ladrones, replicóle de una manera áspera y merecida. Cruda guerra que hasta en el hablar enconaba asi de ambos lados el ánimo de los combatientes.

Por el centro y vastas llanuras de Castilla la Vieja andaban asimismo al rebusco de franceses partidas pequeñas, como la del Capuchino, Saornil y otras que todavía no gozaban de mucho nombre, pero que dieron lugar á una circular curiosa al par que bárbara del general francés Kellermann comandante de aquellos distritos, y por la que haciendo en 25 de octubre una requisicion de caballos, mandaba bajo penas rigurosas sacar el ojo izquierdo y marcar ó inutilizar de otro modo para la milicia los que no fuesen destinados á su servicio. Porlier tambien ejecutando á veces rápidas y portentosas marchas rompia por la tierra y atropellaba los destacamentos enemigos, descolgándose de las montañas de Galicias y Asturias que eran su principal guarida.

En todo el camino carretero de Francia desde Burgos hasta los líndes de Alava, y en ambas riberas por derios e aquella parte del Ebro, hormiguearon de muy temprano las guerrillas. Tenia la codicia en que cebarse con la frecuencia de convoyes y pasageros enemigos, y muchos de los naturales dados ya desde antes al contrabando por la línea de aduanas alli establecida, conocian á palmos el terreno y estaban avezados á los riesgos de su profesion, imágen de los de la guerra. Fomentaron tales inclinaciones varias juntas que se formaron de cuarenta en cuarenta lugares, y las cuales ó se reunieron despues ó se sujetaron á las que se apellidaban de Burgos, Soria y la Rioja. Reconocieron la autoridad de estos cuerpos las mas de las partidas. de las que se miraron como importantes la de Ignacio Cuevillas, Don Juan Gomez, el cura Tapia, Don Francisco Fernandez de Castro hijo mayor del marqués de Barrio-Lucio, y el cura de Villoviado, de quien ya se hizo mencion en otro libro.

Sus correrías solian ser lucrosas en perjuicio del enemigo y no faltas de gloria, sobre todo cuando muchas de ellas se unian y obraban de concierto. Sucedió asi en setiembre para sostener á Logroño, estando á su frente Cuevillas: lo mismo el 18 de noviembre en Sausol de Navarra en donde deshicieron á mas de 1000 franceses, guiadas las partidas reunidas por el capitan de navío Don Ignacio Narron presidente de la junta de Nájera.

En esta funcion tuvo ya parte Don Francisco Javier Mina, sobrino del despues tan celebre Espoz. Cur-

saba en Zaragoza á la sazon que estalló el levantamiento de 1808 : su edad entonces era la de 19 años, y tomó las armas como los demas estudiantes. Habia nacido en Idocin, pueblo de Navarra, de labradores acomodados. Retirado por enfermo al lugar de su naturaleza se hallaba en su casa cuando la saquearon los franceses en venganza de un sargento asesinado en la vecindad. Para libertar á su padre de una persecucion se presentó Mina el mozo á los franceses, redimiéndose por medio de dinero del arresto en que le pusieron. Airado de la no merecida ofensa y de ver su casa allanada y perdida, armóse, y uniéndosele otros doce comenzó sus correrias, reciente aun en Roncal la memoria de Renovales. Aumentôse sucesivamente su cuadrilla, y con impetu daba de sobresalto en los destacamentos franceses de Navarra, como tambien en los confinantes de Aragon y Ríoja. Fue extremada su audacia. y antes de concluirse 1809 admiró con sus hechos á los habitantes de aquellas partes.

Hasta aqui los sucesos parciales ocurridos este año en las provincias. Necesario ha sido dar una idea de ellos aunque rápida, pues si bien obedecia en todo el reino al gobierno supremo, la ínsucesos genera dole de la guerra y el modo como se empezó inclinaba de de la mecia de la provincias ó las obligaba á veces á obrar solas ó con cierta independencia. Ocupémonos ahora en la junta central y

en los ejércitos, y asuntos mas generales.

Vivos debates habian sobrevenido en aquella corpo-Estado de deracion al concluirse el mes de agosto y comenzar secentrel. tiembre. Procedieron de divisiones internas y de la voz pública que le achacaba el malogramiento de la campaña de Talavera. Hervian con especialidad en Sevilla los manejos y las maquinaciones. Ya desde antes, como dijimos, y sordamente trabajaban contra el gobierno varios particulares resentidos, entre ellos, ciertos de la clase elevada. Cobraron ahora aliento por el arrimo que les ofrecia el enojo de los ingleses, y la autoridad del consejo reinstalado el mes anterior. No menos pensaban ya que en acudir á la fuerza, pero antes creyeron prudente tentar las vias pacíficas y legales. Sirvióles de primer instrumento Don Francisco de Palafox individuo de la misma junta, quien el 21 de agosto leyó en su seno un papel en el que, doliéndose amargamente de los males públicos y pintándolos con negras tintas, proponia como remedio la reconcentracion del poder en un solo regente, cuya eleccion indicaba podria recaer en el cardenal de Borbon. Encontró Palafox en sus compañeros oposicion, presentándole algunas objeciones bastante fuertes, 'à las que no pudiendo de pronto responder como hombre de limitado seso, dejó su réplica para la siguiente sesion en que leyó otro papel explicativo del primero.

Consulta del conrejo. Aquel dia que era el 22 vino en apoyo suyo, con
aire de concierto, una consulta del consejo. Este

cuerpo que en vez de mostrarse reconocido teníase por agraviado de su restablecimiento, como hecho, segun pensaba, en menoscabo de sus privilegios, andaba solícito buscando ocasiones de arrancar la potestad suprema de las manos de la central, y colocarla ó en las suyas ó en otras que estuviesen á su devocion. Figuróse haber llegado ya el plazo tan deseado, y perjudicó con ciega precipitacion á su propia causa. En la consulta no se ciñó á examinar la conducta de la junta central, y á hacer resaltar los inconvenientes que nacian de que corporacion tan numerosa tuviese á su cargo la parte ejecutiva, sino que tambien atacó su legitimidad y la de las juntas provinciales pidiendo la abolicion de estas, el restablecimiento del órden antiguo, y el nombramiento de una regencia conforme á lo dispuesto en la ley de Partida. ¡Contradiccion singular! El consejo, que consideraba usurpada la autoridad de las juntas, y por consiguiente la de la central emanacion de ellas, exigia de este mismo cuerpo actos para cuya decision y cumplimiento era la legitimidad tan necesaria.

Pero prescindiendo de semejante modo de raciocinar, harto comun en asuntos de propio interés, hubo gran desacuerdo en el consejo en proceder asi, enagenándose voluntades que le hubieran sido propicias. Descontentaban á muchos las providencias de la central: pareciales monstruoso su gobierno; mas no querian que se atacase su legitimidad derivada de la insurrección. Tocó en desvarío querer el consejo tachar del mismo defecto á las juntas provinciales, por cuya abolicion clamaba. Estas corporaciones tenian influjo en sus respectivos distritos. Atacarlas era provocar su enemistad, resucitar la memoria de lo ocurrido al principio de la insurreccion en 1808, y privarse de un apoyo tanto mas seguro cuanto entonces se habian suscitado nuevas y vivas contestaciones entre la central y algunas de las mismas juntas.

La provincial de Sevilla nunca olvidaba sus primeros zelos y rivalidades, y la de Extremadura, antes mas las juntas de proquieta, movióse al ver que su territorio quedaba descubierto con la ida de los ingleses, de cuya retirada echaba la culpa á la central. Así fue que sin contar con

tral. Sevilla.

el gobierno supremo, por sí dió pasos para que lord Wellington mudase de resolucion, y diólos por el conducto del conde del Montijo que en sus persecuciones y vagancia habia de Sanlúcar pasado á Badajoz. Desaprobó altamente la junta central la conducta de la de Extremadura como agena de un cuerpo subalterno y dependiente, é irritóla que fuera medianero en la negociacion un hombre á quien miraba al soslayo, por lo cual apercibiéndola severamente mandó prender al del Montijo que se salvó en Portugal. Ofendida la junta de Extremadura de la reprension que se le daba, replicó con sobrada descompostura, hija quizá de momentáneo acaloramiento, sin que por eso fuesen mas allá afortunadamente tales

contestaciones. Las que habian nacido en Valencia al instalarse la central se aumentaron con el poco tino que tuvo en su comision á aquel reino el baron de Sabasona, y nunca cesaron, resistiendo la junta provincial el cumplimiento de algunas órdenes superiores, á veces desacertadas, como lo fue la provision en tiempos de tanto apuro de las canongías, beneficios eclesiásticos y encomiendas vacantes, cuyo producto juiciosamente habia destinado dicha junta á los hospitales militares. Encontradas así ambas autoridades á cada paso se enredaban en disputas, inclinándose la razon ya de un lado ya de otro.

Dolorosas eran estas divisiones y querellas, y de mucho hubieran servido al consejo en sus fines, si acallando á lo menos por el momento su rencorosa ira contra las juntas, las hubiera acariciado en lugar de espantarlas con descubrir sus intentos. Enojáronse pues aquellas corporaciones, y la de Valencia aunque una de las mas enemigas de la central, se presentó luego en la lid á enta contra el consejo en la lid á vindicar su propia injuria. En una exposicion fecha en 25 de setiembre clamó contra el consejo, recordó su vacilante si no criminal conducta con Murat y José, y pidió que se le circunscribiese á solo sentenciar pleitos. Otro tanto hicieron

de un modo mas ó menos explícito varias de las otras juntas, añadiendo sin embargo la misma de Valencia que convendria que la central separase la potestad legislativa de la ejecutiva, y que se depositase esta en manos de uno, tres ó cinco regentes.

Antes que llegase esta exposicion, y atropellando por todo en Sevilla los descontentos, pensaron recurrir á la fuerza, impacientes Trama pera disol- de que la central no se sometiese á las propuestas de ver la central. Palafox, del consejo y sus parciales. Era su propósito disolver dicha junta, trasportar á Manila algunos de sus individuos, y crear una regencia, reponiendo al consejo real en la plenitud de su poder antiguo y con los ensanches que él codiciaba. Habíanse ganado ciertos regimientos, repartídose dinero, y prometido tambien convocar córtes, ya por ser la opinion general del reino, ya igualmente para amortiguar el efecto que podria resultar de la intentada violencia. Pero esta última resolucion no se hubiera realizado, á triunfar los conspiradores como apetecian, pues el alma de ellos, el consejo, tenia sobrado desvío por todo lo que sonaba a representación nacional, para no haber impedido el cumplimiento de semejante promesa.

Ya en los primeros dias de setiembre estaba próximo á realizarse el plan, cuando el duque del Infantado queriendo escudar su persona con la aquiescencia del embajador de Inglaterra, confiósele amistosamente. Asustado el marqués de Wellesley de las resultas de una disolucion repentina del gobierno, y no teniendo por otra parte concepto muy elevado de los conspiradores, procuró apartarlos de tal pensamiento, y sin comprometerlos dió aviso á la central del proyecto. Advertida esta á tiempo, é intimidados tambien algunos de los de la trama con no verse apoyados por la Inglaterra, prevínose todo estallido, tomando la central medidas de precaucion sin pasar á escudriñar quienes fuesen los culpables.

La junta no obstante viendo cuán de cerca la ata-Trata la central caban, que la opinion misma del embajador de Ingla- de reconcentrar terra, si bien opuesto á violencias, era la de reconcentrar la potestad ejecutiva y que hasta las autoridades que le habian dado el ser eran las mas de idéntico ó parecido sentir, resolvió ocuparse seriamente en la materia. Algunos de sus individuos pensaban ser conveniente la remocion de todos los centrales ó de una parte de ellos, acallando asi á los que tachaban su conducta de ambiciosa. Suscitó tal medida el bailío Don Antonio Valdés, la cual contados de sus compañeros sostuvieron, desechándola los mas. Tres dictámenes prevalecian en la junta, Diversidad de colel de los que juzgaban ocioso hacer una mudanza cualquiera debiendo convocarse luego las córtes, el de los que deseaban una regencia escogida fuera del seno de la central, y en fin el de los que repugnando la regencia querian sin embargo que se pusiese el gobierno ó potestad ejecutiva en manos de un corto número de individuos sacados de los mismos centrales. Entre los que opinaban por lo segundo se contaba Jovellanos, pero tan respetable varon luego que percibió ser la regencia objeto descubierto de ambicion que amenazaba á la patria con peligrosas ocurrencias. mudó de parecer y se unió á los del último dictámen.

Al frente de este se hallaba Calvo que acababa de volver de Extremadura y quien con su aspera y enérgica condicion no poco contribuyó á parar los golpes de los que efecto una comidentro de la misma junta solo hablaban de regencia para destruir la central é impedir la convocacion de córtes. Trajo hácia sí á Jovellanos y sus amigos, los que concordes consiguieron despues de acaloradas discusiones, que se aprobasen el 19 de setiembre dos notables acuerdos. 1º La formacion de una comision ejecutiva encargada del despacho de lo relativo á gobierno, reservando á la junta los negocios que requiriesen plena deliberacion Y 2º fijar para 1º de marzo de 1810 la apertura de las córtes extraordinarias.

Antes de publicarse dichos acuerdos nombróse una comision para formar el reglamento ó plan que debia observar la ejecutiva, y como recayese el encargo en Don Gaspar de Jovellanos, báilío Don. Antonio Valdés, marqués de Campo Sagrado, Don Francisco Castañedo y conde de Gimonde, amigos los mas del primero, creyóse que á la presentacion de su trabajo serian los mismos escogidos para componer la comision ejecutiva. Pero se equivocaron los que tal creyeron. En el intermedio que hubo entre formar el re-

glamento y presentarle, los aficionados al mando y los Wómbrasa oira sogunda. no adictos á Jovellanos y sus opiniones, se movieron y bajo un pretexto ú otro alcanzaron que la mayoría de la junt**a** desechase el reglamento que la comision habia preparado. Escogióse entonces otra nueva para que le enmendase con objeto de renovar, si ser pudiese, la cuestion de regencia, ó sino de meter en la comision ejecutiva las personas que con mas empeño sostenian dicho dictámen. Vióse á las claras ser aquella la in-Nuevos manejos. tencion oculta de ciertas personas, por lo que de Palafox. nuevo sucedió con Don Francisco de Palafox. Esta vocal, juguete de embrolladores, resucitó la olvidada controversia cuando se discutia en la junta el plan de la comision ejecutiva. Los instigadores le habian dictado un papel que al leerle produjo tal disgusto, que arredrado el mismo Palafox se allanó á cancelar en el acto mismo las cláusulas mas disonantes.

Viendo la faccion cuán mal habia correspondido a su confianza el encargado de ejecutar sus planes, trató de poner en juego al marqués de la Romana recien llegado del ejército, y cuya persona mas respetada gozaba todavía entre muchos de superior concepto. Habia sido el marqués nombrado individuo de la comision substituida para corregir el plan presentado por la primera, y en su virtud asistió á sus sesiones, discutió los artículos, enmendó algunos, y por último firmó el plan acordado, si bien reservándose exponer en la junta su dictámen particular. Pa-

recia no obstante que se limitaria este á ofrecer algunas observaciones sobre ciertos puntos, habiendo en lo general merecido su aprobacion la totalidad del plan.

Mas cuál fue la admiracion de sus compañeros al oir al marqués en la sesion del 14 de octubre renovar la cuestion de regencia por medio de un papel escrito en términos descompuestos, y en el que, haciendo de si propio pomposas alabanzas, expresaba la necesidad de desterrar hasta la memoria de un gobierno tan notoriamente pernicioso como lo era el de la central. Y al mismo tiempo que tan mal trataba á esta y que la calificaba de ilegítima, dábale la facultad de nombrar regencia y de escoger una diputacion permanente compuesta de cinco individuos y un procurador que hiciese las veces de córtes, cuya convocacion dejaba para tiempos indeterminados. A tales absurdos arrastraba la ojeriza de los que habian apuntado el papel al marqués y la propia irreflexion de este hombre, tan pronto indolente, tan pronto atropellado.

A pesar de crítica tan amarga y de las perjudiciales consecuencias que podria traer un escrito como aquel, difundido luego por todas partes, no solo dejó la junta de reprender á Romana, sino que tambien, ya que no adoptó sus proposiciones, fue el primero que escogió para componer la comision ejecutiva. No faltó quien atribuyese semejante eleccion á diestro

artificio de la central, ora para enredarle en un compromiso por haber dicho en su papel que á no aprobarse su dictámen renunciara á su puesto, ora tambien para que experimentase por sí mismo la diferencia que mediarentre quejarse de los males públicos y remediarlos.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el marqués admitió el nombramiento y que sin detencion se eligieron sus otros compañeros. La comision ejecutiva conforme á lo acordado debia constar de seis indlviduos y del presidente de la central, renovandose á la suerte parte de ellos cada dos meses. Los nombrados ademas de Romana fueron Don Rodrigo Riquelme, Don Francisco Caro, Don Sebastian de Jócano, Don José García de la Torre, y el marqués de Villel. En el curso de esta historia ya ha habido ocasion de indicar á qué partido se inclinaban estos vocales, y si el lector no lo ha olvidado recordará que se arrimaban al del antiguo órden de cosas, por lo cual hubieran muchos llevado á mal su eleccion si no hubiese sido acompañada con el correctivo del llamamiento de córtes.

Anuncióse tal novedad en decreto de 28 de octubre Fijase el dia de publicado en 4 de noviembre, especificándose en su jantarso las corcontenido que aquellas serian convocadas en 1º de enero de 1810 para empezar sus augustas funciones en el 1º de marzo siguiente. El deseo de contener las miras ambiciosas de los que aspiraban á la autoridad suprema, alentó á los centrales partidarios de la representacion nacional á que clamasen con mayor instancia por la aceleracion de su llamamiento. Don Lorenzo Calvo de Rozas, entre ellos uno de los mas decididos y constantes, promovió la cuestion por medio de proposiciones que formalizó en 14 y 29 de setiembre, renovando la que hizo en abril anterior y que había provocado el decreto de 22 de mayo. Suscitáronse disensiones y altercados en la junta, mas logróse la aprobacion del decreto ya insinuado, apretando á la comision de cortes para que concluyese los trabajos previos que le estaban encomendados, y que particularmente se dirigian al modo de elegir y constituir aquel cuerpo. Esta comision desempeñó ahora con menos embarazo su encargo por haber reemplazado á Riquelme y Caro, rémoras antes para todo lo bueno, los señores Don Martin de Garay y conde de Ayamans dignos y celosos cooperadores.

La ejecutiva se instaló el 1º de noviembre no entendiendo ya la junta plena en ninguna materia de gobierno, excepto en el nombramiento de algunos altos empleos que
se reservó. Siguiéronse no obstante tratando en las sesiones de la
junta los asuntos generales, los concernientes á contribuciones y
arbitrios, y las materias legislativas. Continuó asi hasta su disolucion dividido este cuerpo en dichas dos porciones, ejerciendo
cada una sus facultades respectivas.

En tanto el horizonte político de Europa se encapotaba cada

vez mas. Estimulada la gran Bretaña con la guerra de Estado de Europa. Austria no se habia ceñido á aumentar en la península sus fuerzas, sino que tambien preparó otras dos expediciones

á puntos opuestos, una á las órdenes de Sir Juan Stuart contra Nápoles, y otra al Escalda é isla de Walkeren mandada por lord Chatam. Malos consejos alejaron la primera de estas expediciones de la costa oriental de España, adonde se habia pensado enviarla, y se empleó en objeto infructuoso como lo fue la invasion del territorio napolitano.

La segunda formidable y una de las mayores que jacalda. mas saliera de los puertos ingleses se componia de 40,000 hombres de desembarco, tropas escogidas, ascendiendo en todo la fuerza de tierra y mar á 80,000 combatientes. Proponíase con ella el gobierno británico destruir ante todo el gran arsenal que en Amberes habia Napoleon construido. Lástima fue que en este caso no hubiese aquel gabinete escuchado á sus aliados. El emperador de Austria opinaba por el desembarco en el norte de Alemania, en donde el ejemplo de Schill, caudillo tan bravo y audaz, hubiera sido imitado por otros muchos al ver la ayuda que prestaban los ingleses. La junta central instó porque la expedicion llevase el rumbo hácia las costas cantábricas y se diese la mano con la de Wellesley: á cierto que si las tropas de Stuart y Chatam hubiesen tomado tierra en la península ó en el norte de Alemania en el tiempo en que aun duraba la guerra en Austria, quizá no hubiera esta tenido un fin tan pronto y aciago. Prescindiendo de todo el gobierno inglés sacrificó grandes ventajas á la que presumia inmediata de la destruccion del arsenal de Amberes, ventaja mezquina aunque la hubiera conseguido en comparacion de las otras.

Es ageno de nuestro propósito entrar en la historia . esta. de aquellas expediciones, y asi solo diremos que al paso que la de Stuart no tuvo resultado, pereció la de Chatam miserablemente sin gloria y á impulsos de las enfermedades que causó en el ejército inglés la tierra pantanosa de la isla de Walkeren á la entrada del Escalda. Tampoco se encontraron con habitantes que les fueran afectos; de donde pudieron aprender cuán diverso era, á pesar del valor de sus tropas, tener que lidiar en tierra enemiga ó en medio de pueblos que como los de la península se mantenian fieles y constantes.

Paz entre Napoleon y el Aus-

( \* Ap. n. 4.)

Sacrificios de la central en favor de Austria.

Colmó tantas desgracias la paz de Austria en favor de cuya potencia habia cedido la junta central una porcion de plata \* en barras que venian de Inglaterra para socorro de España, y ademas permitió sin reparar en los perjuicios que se seguirian a nuestro comercio, que el mismo gobierno británico negociase con igual objeto en nuestros puertos de América 3,000,000 de pesos fuertes: sacrificios inútiles. Desde el armisticio de Znaim pudo ya temerse cercana la paz. El gabinete de Austria viendo su capital invadida, incierto de la política de la Rusia, y no queriendo buscar apoyo en sus propios pueblos, de cuyo espíritu comenzaba á estar receloso, decidióse á terminar una lucha que prolongada todavía hubiera podido convertirse para Napoleon en terrible y funesta, manifestándose ya en la poblacion de los estados austriacos sintomas de una guerra nacional. Y ¡ cosa extraña! un mismo temor aunque por motivos opuestos aceleró entre ambas partes beligerantes la conclusion de la paz. Firmóse esta en Viena el 15 de octubre. El Austria, ademas de la pérdida de territorios importantes y de otras concesiones, se obligó por el artículo 15 del tratado á « reconocer las mutaciones hechas ó que pudieran ha- « cerse en España, en Portugal y en Italia. »

La junta central á vista de tamaña mengua publicó un manifiesto en que procurando desimpresionar á los españoles del mal efecto que produciria la noticia de la paz, con prefusion derramó amargas quejas sobre la conducta del gabinete austriaco, lenguaje que á este ofendió en extremo.

Disculpable era hasta cierto punto el gobierno español hallandose de nuevo reducido a no vislumbrar de la centro campo de lides sino el peninsular. Mas semejante estado de cosas, y las propias desgracias hubieran debido hacerle mas cauto, y no comprometer en batallas generales y decisivas su suerte y la de la nacion. El deseo de entrar en Madrid y las ventajas adquiridas en Castilla la Vieja pesaban mas en la balanza de la junta central que maduros consejos.

Hablemos pues de las indicadas ventajas. Luego que el marqués de la Romana dejó en el mes de agosto en Astorga el ejército de su mando, llamado de la izquierda, condújole à Ciudad Rodrigo Don Gabriel de Mendizabal para ponerle en manos del duque del Parque, nombrado sucesor del marqués. Llegaron las tropas à aquella plaza antes de promediar setiembre, y à estar todas reunidas hubiera pasado su número de 26,000 hombres; pero compuesto aquel ejército de cuatro divisiones y una vanguardia, la 3ª al mando de Don Francisco Ballesteros, no se juntó con Parque hasta mediados de octubre, y la 4ª quedóse en los puertos de Manzanal y Fuencebadon à las órdenes, segun insinuamos, del teniente general Don Juan José García.

El 6º cuerpo francés, despues de su vuelta de Extramadura, ocupaba la tierra de Salamanca, mandándole el general Marchand en ausencia del mariscal Ney Francia. Continuaba en Valladolid el general Kellermann y vigilaba Carrier con 3000 hombres las márgenes del Esla y del Orbigo.

Atendian los franceses de Castilla mas que á otra cosa á seguir los movimientos del duque del Parque,

Primera defensa de Astorga. no descuidando por eso los otros puntos. Asi aconteció que en 9 de octubre quiso el general Carrier posesionarse de Astorga, ciudad antes de ahora nunca considerada como plaza. Gobernaba en ella desde 22 de setiembre Don José María de Santocildes; guarnecíanla unos 1100 soldados nuevos, mal armados y con solos 8 cañones que servia el distinguido oficial de artillería Don César Tournelle. En tal estado, sin fortificaciones nuevas, y con muros viejos y desmoronados, se hallaba Astorga cuando se acercó á ella el general Carrier seguido de 3000 hombres y dos piesas. Brevemente y con particular empeño, cubiertos de las casas del arrabal de Reitivia, embistieron los franceses la puerta del Obispo. Cuatro horas duró el fuego que se mantuvo muy vivo, no acobardándose nuestros inexpertos soldados ni el paisanage, y matando ó hiriendo á cuantos enemigos quisieron escalar el muro ó aproximarse á aquella puerta. Retiráronse por fin estos con pérdida considerable. Entre los españoles que en la refriega perecieron señalóse un moso de nombre Santos Fernandez, cuyo padre al verle espirar, enternecido pero firme, prorumpió en estas palabras: a Si murió mi « hijo único, vivo yo para vengarle. » Hubo tambien mugeres y niños que se expusieron con grande arrojo, y Astorga, ciudad por donde tantas veces habian transitado pacificamente los franceses, rechazólos ahora preparándose á recoger nuevos laureles.

Esta diversion y las que causaban al enemigo

Muévese el duque del Parque
al frente del ejérelto de la izquierda.

Esta diversion y las que causaban al enemigo
Don Julian Sanchez y otros guerrilleros ayudaban
al duque del Parque que, colocado á fines de setiembre
á la izquierda del Agueda, había subido hasta Fuente

Guiroldo Su ciónite de approprie de la 0.000 informa-

Guinaldo. Su ejército se componia de 10,000 infantes y 1800 caballos. Regia la vanguardia Don Martin de la Carrera y las dos divisiones presentes 1° y 2° Don Francisco Javier de Losada y el conde de Belveder. Púsose tambien por su lado en movimiento el general Marchand con 7000 hombres de infantería y 1000 de caballería. Ambos ejércitos marcharon y contramarcharon, y los franceses, despues de haber quemado á Martin del Rio, y de haber seguido hasta mas adelante la huella de los españoles, retrocedieron á Salamanca. El duque del Parque avanzó de nuevo el 5 de octubre por la derecha de Ciudad Rodrigo, é hizo propósito de aguardar á los franceses en Tamames.

Batalla de Tamala falda septentrional de una sierra que se extiende
hácia Bejar, ofrecia en sus alturas favorable puesto al ejército español. El centro y la derecha de áspero acceso los cubria con la
1ª division Don Francisco Javier de Losada, ocupaba la izquierda
con la vanguardia Don Martin de la Carrera, y siendo este punto
el menos fuerte de la posicion, colocóse alli en dos líneas, aunque
algo separada, la caballería. Quedó de respeto la 2ª division del
cargo del conde de Belveder para atender adonde conviniese,

1

1500 hombres entresacados de todo el ejército guarnecian á Tamames. El general Marchand, reforzado y trayendo 10,000 peones, 1200 ginetes v 14 piezas de artillería, presentóse el 18 de octubre delante de la posicion española. Distribuyendo sin tardanza su gente en tres columnas, arremetió á nuestra línea poniendo su principal conato en el ataque de la izquierda, como punto mas accesible. Carrera se mantuvo firme con la vanguardia, esperando á que la caballería española apostada en un bosque á su siniestro costado cargase las columnas enemigas; pero la 2º brigada de nuestros ginetes ejecutando inoportunamente un peligroso despliegue, se vió atacada por la caballería ligera de los franceses, que á las órdenes del general Maucune rompió á escape por sus hileras. Metióse el desórden entre los caballos españoles, y aun llegaron los franceses á apoderarse de algunos cañones. El duque del Parque acudió al riesgo, arengó á la tropa, y su segundo Don Gabriel de Mendizabal echando pié á tierra contuvo á los soldados con su ejemplo y sus exhortaciones, restableciendo el órden. No menos apretó los puños en aquella ocasion el bizarro Don Martin de la Carrera casi envuelto por los enemigos y con su caballo herido de dos balazos y una cuchillada. Los franceses entonces empezaron á flaquear. En balde trataron de sostenerse algunos cuerpos suyos. El conde de Belveder, avanzando con un trozo de su division y el príncipe de Anglona con otro de caballería, que dirigió con valor y acierto, acabaron de decidir la pelea en nuestro favor. La vanguardia y los ginetes que primero se habian desordenado, volviendo tambien en sí, recobraron los cañones perdidos y precipitaron á los franceses por la ladera abajo de la sierra. Igualmente salieron vanos los esfuerzos del ejército contrario para superar los obstáculos con que tropezó en el centro y derecha. Don Francisco Javier de Losada rechazó todas las embestidas de los que por aquella parte atacaron, y les obligó a retirarse al mismo tiempo que los otros huian del lado opuesto. Al ver los españoles apostados en Tamames el desórden de los franceses desembocaron al pueblo, y haciendo á sus contrarios vivísimo fuego, les causaron por el costado notable daño. Dos regimientos de reserva de estos protegieron á los suvos en la retirada, molestados por nuestros tiradores, y con aquella ayuda y al abrigo de espesos encinares y de la noche ya vecina pudieron proseguir los franceses su camino la vuelta de Salamanca. Su pérdida consistió en 1500 hombres, la nuestra en 700, habiendo cogido un aguila, un cañon, carros de municiones, fusiles y algunos prisioneros. El general Marchand se detuvo cinco dias en Salamanca aguardando refuerzos de Kellermann: no llegaron estos, y el del Parque habiendo cruzado el Tormes en Ledesma obligó al general francés á desemparar aquella ciudad.

Al dia siguiente de la accion unióse al grueso del ejército español

con 8000 hombres Don Francisco Ballesteros. Habia este general padecido dispersion sin notable refriega en su nueva y desgraciada tentativa de Santander, de que hicimos mencion en el libro 8°. Rehecho en las montañas de Liébana obedeció á la órden que le prescribia ir á juntarse con el ejército de

la izquierda.

Unido ya al duque del Parque entró este en Salamanca.

Unido ya al duque del Parque entró este en Salamanca.

Unido ya al duque del Parque entró este en Salamanca el 25 de octubre en medio de las mayores aclamaciones del pueblo entusiasmado que abasteció al ejército larga y desinteresadamente. El 4° de noviembre llegó de Ciudad Unide en la divi.

Rodrigo la division castellana llamada 5ª al mando del sion castellana.

Rodrigo la division castellana llamada 5ª al mando del Ballesteros 3ª en el órden, contó el del Parque unos 26,000 hombres sin la 4ª division que continuó permaneciendo en el Vierzo. Faltábale mucho á aquel ejército para estar bien disciplinado, participando su organizacion actual de los males de la antigua y de los que adolecia la varia é informe que á su antojo habian adoptado las respectivas juntas de provincia. Pero animaba á sus tropas un excelente espíritu, acostumbradas muchas de ellas á hacer rostro á los franceses bajo esforzados gefes en San Payo y otros lugares.

No pasó un mes sin que un gran desastre viniese á enturbiar las alegrias de Tamames. Ocurrió del lado del mediodia de España, y por tanto necesario es que volvamos allá los ojos para referir todo lo que sucedió en los ejércitos de aquella parte, despues de la retirada y separacion del angle bisante en de la caisaga iornada de Almanacid

anglo-hispano, y de la aciaga jornada de Almonacid.

Puestos los ingleses en los lindes de Portugal y persuadida la junta central de que ya no podia contar con su activa coadyuvacion, determinó ejecutar por sí sola un plan de campaña cuyo mal éxito probó no

ser el mas acertado. Al paso que en Castilla debia continuar divirtiendo á los franceses el duque del Parque, y que en Extremadura quedaban solo 12,000 hombres, dispúsose que lo restante de aquel ejército pasase con su gefe Eguia á unirse al de la Mancha. Creyó la junta fundadamente que se dejaba Extramadura bastante cubierta con la fuerza indicada, no siendo dable que los franceses se internasen teniendo por su flanco y no lejos de Badajoz al ejército británico. Se trasladó pues Don Francisco Eguia á la Mancha antes

de finalizar setiembre, y estableciendo su cuartel geelercito reunido
al mando de É
guia.

de finalizar setiembre, y estableciendo su cuartel general en Daimiel, tomó el mando en gefe de las fuerzas reunidas: ascendia su número en 3 de octubre á
51,869 hombres, de ellos 5766 ginetes con 55 piezas

de artillería.

Posicion de los batalla de Talavera las riberas del Tajo, ya vimos como el cuerpo de Ney volvió a Castilla la Vieja, y fue el que lidió

en Tamames. Permaneció el 2º en Plasencia, apostándose despues en Oropesa y puente del Arzobispo; quedó en Talavera el 5º, y el 1º y 4º regidos por Victor y Sebastiani fueron destinados á arrojar de la Mancha á Don Francisco Eguia. El 12 de octubre ambos cuerpos se dirigieron, el 1º por Villarubia á Daimiel, el 4º por Villaharta á Manzanares. Habia de su lado avanzado Irresolucion de Egula. Eguia, quien reconvenido poco antes por su inaccion enfáticamente respondió « que solo anhelaba por sucesos grandes « que libertasen á la nacion de sus opresores. » Mas el general español no obstante su dicho á la proximidad de los cuerpos franceses tornó de priesa á su guarida de Sierra-Morena. Desazonó tal retroceso en Sevilla, donde no se soñaba sino en la entrada en Madrid, y tambien porque se pensó que la conducta de Eguia estaba en contradiccion con sus graves ó sean mas bien ostentosas palabras. No dejó de haber quien sostuviese al general y alabase su prudencia, atribuyendo su modo de maniobrar al secreto pensamiento de revolver sobre el enemigo y atacarle separadamente, y no cuando estuviese muy reconcentrado; plan sin duda el mas conveniente. Pero en Eguia, hombre indeciso é incapaz de aprovecharse de una coyuntura oportuna, era irresolucion de ánimo lo que en otro hubiera quizá sido efecto de sabiduría.

Retirado á Sierra-Morena escribió á la central pidiéndole víveres y auxilios de toda especie, como si mando Arelsaga. la carencia de muchos objetos le hubiese privado de pelear en las llanuras. Colmada entonces la medida del sufrimiento contra un general á quien se le habia prodigado todo linage de medios se le separó del mando que recayó en Don Juan Cárlos de Areizaga, llamado antes de Cataluña para mandar en la Mancha una division. Acreditado el nuevo general desde la batalla de Alcañiz, tenia en Sevilla muchos amigos, y de aquellos que ansiaban por volver á Madrid. Aparente actividad y el provocar á su llegada al ejército el alejamiento de un enjambre de oficiales y generales que ociosos solo servian de embarazo y recargo, confirmó á muchos en la opinion de haber sido acertado su nombramiento. Mas Areizaga, hombre de valor como soldado, carecia de la serenidad propia del verdadero general y escaso de nociones en la moderna estrategia, libraba su confianza mas en el corage personal de los individuos que en grandes y bien combinadas maniobras : fundamento ahora de las batalles campales.

Acabó el general Areizaga de granjear en favor Favor de que este suyo la gracia popular proponiendo bajar á la Mancha y caer sobre Madrid, porque tal era el deseo de casi todos los forasteros que moraban en Sevilla, y cuyo influjo era poderoso en el seno del mismo gobierno. Unos suspiraban por sus casas, otros por el poder perdido que esperaban recobrar en Madrid. Nada pudo apartar al gobierno del raudal de tan extraviada opinion.

Lord Wellington que en los primeros dias de noviembre pasó á Sevilla con motivo de visitar á su hermano el marqués de Wellesley, en vano unido con este manifestó los riesgos de semejante empresa. Estaban los mas tan persuadidos del éxito ó por mejor decir tan ciegos, que la junta escogió á los señores Jovellanos y Riquelme para acordar las providencias que deberian tomarse á la entrada en la capital. Diéronse tambien sus instrucciones al central Don Juan de Dios Rabé que acompañaba al ejército, eligiéronse varias autoridades y entre ellas la de corre-

gidor de Madrid, cuya merced recayó en Don Justo
lbarnavarro, amigo íntimo de Areizaga y uno de los
que mas le impelian á guerrear. Lágrimas sin embargo costaron
y bien amargas tan imprudentes y desacordados consejos.

Empezó Don Juan Cárlos de Areizaga á moverse el 3 de noviembre. Su ejército estaba bien pertrechado, y tiempos hacia que los campos españoles no habian visto otro ni tan lucido ni tan numeroso. Distribuíase la infantería en siete divisiones estando al frente de la caballería el muy entendido general Don Manuel Freire. Caminaba el ejército repartido en dos grandes trozos, uno por Manzanares y otro por Valdepeñas. Precedia á todos Freire con 2000 caballos; seguíale la vanguardia que regia Don José Zayas, y á la que apoyaba con su 1º division Don Luis Lacy. Los generales franceses Paris y Milhaud eran los mas avanzados, y al aproximarse los españoles se retiraron, el primero del lado de Toledo, el segundo por el camino real á la Guardia.

Media legua mas allá de este pueblo en donde el camino corre por una cañada profunda, situáronse el 8 de noviembre las caballos franceses en la cuesta llamada del Madero, y aguardaron á los nuestros en el paso mas estrecho. Freire diestramente destacó dos regimientos al mando de Don Vicente Osorio que cayesen sobre los enemigos alojados en Dos-Barrios, al mismo tiempo que él con lo restante de la columna atacaba por el frente. Treparon nuestros soldados por la cuesta con intrepidez, repelieron á los franceses y los persiguieron hasta Dos-Barrios. Unidos aqui Osorio y Freire continuaron el alcance hasta Ocaña, en donde los contuvo el fuego de cañon del enemigo.

Mientras tanto Areizaga sentó el 9 su cuartel general en Tembleque, y aproximó adonde estaba Freire
la vanguardia de Zayas compuesta de 6000 hombres casi todos granaderos, y la 1ª division de Lacy: providencia necesaria por haberse agregado á la caballería de Milhaud la division polaca del
4º cuerpo francés. Volvió Freire á avanzar el 10 á Ocaña, delante
de cuya villa estaban formados 2000 caballos enemigos, y detras á
la misma salida la division nombrada con sus cañones. Empezaron
á jugar estos y á su fuego contestó la artillería volante española

arrojando los ginetes á los del enemigo contra la villa, que abrigados de su infantería reprimieron á su vez á nuestros soldados. No aun dadas las cuatro de la tarde llegaron Zayas y Lacy. Emboscado el último en un olivar cercano, dispúsose á la arremetida, pero Zayas juzgando estar su tropa muy cansada, difirió auxiliar el ataque hasta el dia siguiente. Aprovechándose los enemigos de esta desgraciada suspension, evacuaron á Ocaña, y por la noche se replegaron á Aranjuez.

El 11 de noviembre en fin todo el ejército español Ejército español se hallaba junto en Ocaña. Resueltos los nuestros á en Ocaña. avanzar á Madrid, hubiera convenido proseguir la marcha antes de que los franceses hubiesen agolpado hácia aquella parte fuerzas

considerables.

Mas Areizaga al principio tan arrogante comenzó entonces á vacilar, y se inclinó á lo peor que fue á hacer movimientos de flanco lentos para aquella ocasion y desgraciados en su resultado. Envió pues la division de Lacy á que cruzase el Tajo del lado de Colmenar de Oreja, yendo la mayor parte á pasar dicho rio por Villamanrique, en cuyo sitio se echaron al efecto puentes. El tiempo era de lluvia, y durante tres dias sopló un huracan furioso. Corrió una semana entre detenciones y marchas, perdiendo los soldados en los malos caminos y aguas encharcadas casi todo el calzado. Areizaga con los obstáculos cada vez mas indeciso acantonó su ejército entre Santa Cruz de la Zarza y el Tajo.

Mientras tanto los franceses fueron arrimando muchas tropas á Aranjuez. El mariscal Soult habia ya antes sucedido al mariscal Jourdan en el mando de mayor general de los ejércitos franceses. y las operaciones adquirieron fuerza y actividad. Sabedor de que los españoles se dirigian á pasar el Tajo por Villamanrique, envió alli el dia 14 al mariscal Victor, quien hallándose entonces solo con su 1er cuerpo hubiera podido ser arrollado. Detúvose Areizaga y dió tiempo à que los franceses fuesen el 16 reforzados en aquel punto: lo cual visto por el general español, hizo que algunas tropas suyas puestas ya del otro lado del Tajo repasasen el rio, y que se alzasen los puentes. Caminó en la noche del 17 hácia Ocaña, á cuya villa no llegó sino en la tarde del 18, y algunas tropas se rezagaron hasta la mañana del 19. La vispera de este dia hubo un reen-Choque de cacuentro de caballería cerca de Ontígola: los franceses baller rechazaron á los nuestros, mas perdieron al general Paris muerto á manos del valiente cabo español Vicente Manzano

Paris muerto a manos del valiente cado espanol vicente manzano que recibió de la central un escudo de premio. Por nuestra parte tambien alli fue herido gravemente, y quedó en el campo por muerto, el hermano del duque de Rivas Don Angel de Saavedra, no menos ilustre entonces por las armas que lo ha sido despues por las letras. Areizaga, que moviéndose primero por el flanco dió lugar

al avance y reunion de una parte de las tropas francesas, retrocediendo ahora á Ocaña, y andando como lanzadera, permitió que se reconcentrasen ó diesen la mano todas ellas. Difícil era idear movimientos mas desatentados.

Juntáronse pues del lado de Otígola y en Aranjuez los cuerpos 4° y 5° del mando de Sebastiani y Mortier, la reserva bajo el general Dessolles y la guardia de José, ascendiendo por lo menos el número de gente á 28,000 infantes y 6000 caballos. De manera que Areizaga que antes tropezaba con menos de 20,000, ahora á causa de sus detenciones, marchas y contramarchas, tenia que habérselas con 34,000 por el frente, sin contar con los 14,000 del cuerpo de Victor colocados hácia su flanco derecho, pues juntos todos pasaban de 48,000 combatientes; fuerza casi igual á la suya en número, y superiorísima en práctica y disciplina.

Don Juan Cárlos de Areizaga escogió para presen-Batalla de Ocafia. tar batalla la villa de Ocaña, considerable y asentada en terreno llano y elevado á la entrada de la mesa que lleva su nombre. Las divisiones españolas se situaron en derredor de la poblacion. Apostóse él á la izquierda del lado de la agria hondonada donde corre el camino real que va á Aranjuez. En el ala opuesta se situó la vanguardia de Zayas con direccion á Ontígola, y mas á su derecha la primera division de Lacy, permaneciendo á espaldas casi toda la caballería. Hubo tambien tropas dentro de Ocaña. El general en gefe no dió ni órden ni colocacion fija á la mayor parte de sus divisiones. Encaramóse en un campanario de la villa, desde donde contentándose con atalayar y descubrir el campo continuó aturdido sin tomar disposicion alguna acertada. El 4º cuerpo del mando de Sebastiani, sostenido por Mortier, empeñó la pelea con nuestra derecha. Zayas apoyado en la division de Don Pedro Agustin Giron y el general Lacy batallaron vivamente, haciendo maravillas nuestra artillería. El último sobre todo avanzó contra el general Leval herido, y empuñando en una mano para alentar á los suyos la bandera del regimiento de Burgos, todo lo atropelló y cogió una batería que estaba al frente. Costó sangre tan intrépida acometida, y entre todos fue alli gravemente herido el marqués de Villacampo oficial distinguido y ayudante de Lacy. A haber sido apoyado entonces este general, los franceses rotos de aquel lado no alcanzaran fácilmente el triunfo; pero Lacy solo sin que le siguiera caballería ni tampoco le auxiliara el general Zayas, á quien puso segun parece en grande embarazo Areizaga dándole primero órden de atacar y luego contra órden, tuvo en breve que cejar, y todo se volvió confusion. El general Girard entró en la villa, cuya plaza ardió; Dessoles y José avanzaron contra la izquierda española, que se retiró precipitadamente, y ya por los llanos de la Mancha no se divisaban. sino pelotones de gente marchando á la ventura, ó huyendo azorados del enemigo. Areizaga bajó de su campanario, no tomó providencia para reunir las reliquias de su ejército, ni señaló punto de retirada. Continuó su camino á Daimiel, de donde serenamente dió un parte al gobierno el 20, en el que estuvo lejos de pintar la catástrofe sucedida. Esta fue de las mas lamentables. Contáronse por lo menos 13,000 prisioneros, de 4 á 5000 muertos ó heridos, fueron abandonados mas de 40 cañones, y carros, y víveres, y municiones: una desolacion. Los franceses apenas perdieron 2000 hombres. Solo quedaron de los nuestros en pie algunos batallones, la division segunda del mando de Vigodet, y parte de la caballería á las órdenes de Freire. En dos meses no pudieron volver á reunirse á las raices de Sierra-Morena 25,000 hombres.

Conservó por algun tiempo el mando Don Juan Cárlos de Areizaga sin que entonces se le formase causa, como se tenia de costumbre con muchos de los generales desgraciados: ¡ tan protegido estaba! Y en verdad, ¡ á qué formarle causa? Habíanse estas convertido en procesos de mera fórmula, de que salian los acusados puros y exentos de toda culpa.

Terror y abatimiento sembró por el reino la rota de Ocaña, temiendo fuese tan aciaga para la independencia como la de Guadalete. Holgáronse sobremanera José y los suyos, entrando aquel en Madrid con pompa y á manera de triunfador romano, seguido de los míseros prisioneros. De sus parciales no faltó quien se gloriase de que hubiesen los franceses con la mitad de gente aniquilado á los españoles. Hemos visto no ser asi; mas aun cuando lo fuese no por eso recaeria mengua sobre el carácter nacional, culpa seria en todo caso del desmaño é ignorancia del principal caudillo.

La herida de Ocaña llegó hasta lo vivo. Con haberlo puesto todo á la temeridad de la fortuna, abriéronse las puertas de las Andalucías. José quizá hubiera tentado pronto la invasion si la pérmanencia de los ingleses en las cercanías de Badajoz, juntamente con la del ejército mandado ahora por Alburquerque en Extremadura, y la del Parque en Castilla la Vieja, no le hubiesen obligado á obrar con cordura antes de penetrar en las gargantas de Sierra-Morena, ominosas á sus soldados. Prudente pues era destruir por lo menos parte de aquellas fuerzas, y aguardar, ajustada ya la paz con Austria, nuevos refuerzos del Norte.

El duque de Alburquerque desamparado con lo ocurrido en Ocaña, se aceleró á evitar un suceso desparaciado. La fuerza que tenia de 12,000 hombres dividida en tres divisiones, vanguardia y reserva, habia avanzado el 17 de noviembre al puente del Arzobispo para causar diversion por aquel lado. Desde alli y con el mismo fin siguiendo la márgen izquierda del Tajo, destacó la vanguardia á las órdenes de Don José

Lardisabel con direccion al puente de tablas de Talavera. Este movimiento obligó á retirarse á los franceses alojados en el Arzobispo enfrente de los nuestros; mas á poco sobreviniendo el destrozo de Ocaña, retrocedió el de Alburquerque y no paró hasta Trujillo.

Puso en mayor cuidado á los enemigos el ejércite del duque del Morimientos Parque, sobre todo despues de la jornada de Tamames. Motivo porque envió el mariscal Soult la division de Gazan al general Marchand camino de Avila para coger al duque por el flanco derecho. El general español á fin de coadyuvar tambien á la campaña de Areizaga movióse con su ejército, y el 19 intentó atacar en Alba de Tormes á 5000 franceses que advertidos se retiraron.

Prosiguió el del Parque su marcha, y noticioso de que en Medina del Campo se reunian unos 2000 caballos y de 8 à 10,000 infantes, Accion de Medina juntó el 23 á la madrugada sus divisiones en el Carpio á tres leguas de aquella villa. Colocó la vanguardia en la loma en que está sito el pueblo, ocultando detras y por los lados la mayor parte de su fuerza. No logró á pesar del ardid que los franceses se acercasen, y entonces se adelantó él mismo á la una del propio dia, yendo por la llanura con admirable y bien concertado órden. Marchaba en batalla la vanguardia del mando de Don Martin de la Carrera, à su derecha parte tambien en batalla parte en columnas, la tercera division regida por Don Francisco Ballesteros, á la izquierda la primera de Don Francisco Javier de Losada: cubria la caballería las dos alas. Iba de reserva la segunda division á las órdenes del conde de Belveder, y dejóse en el Carpio con su gefe el marqués de Castrofuerte la 5º division, ó sea la de los castellanos. Los franceses aunque reforzados con 1000 ginetes, cejaron á una eminencia inmediata á Medina. Empeñóse alli vivo fuego, y engrosados aun los enemigos con dos regimientos de dragones y alguna infantería, cayeron sobre los ginetes del ala derecha que cedieron el terreno, con lo cual se vió descubierta la 3º division que era la de los asturianos. Mas estos valientes y serenos reprimieron al enemigo, en particular tres regimientos que le recibieron á quema ropa con fuegos muy certeros. En la pelea perecieron el intrépido ayudante general de la division Don Salvador de Molina, y el coronel del regimiento de Lena Don Juan Drimgold. Rechazados ó contenidos en los demas puntos los franceses, sobrevino la noche, y Parque durante dos horas permaneció en el campo de batalla. Despues obligado á dar alimento y descanso a su tropa, y avisado de que el enemigo podria ser reforzado, antes de amanecer tornó al Carpio. Los franceses por su parte, no creyéndose bastante numerosos, se alejaron para unirse á nuevos refuerzos que aguardaban.

Les llegaron estos de varias partes, y el general Kellermann reuniendo toda la fuerza que pudo, entre ella 3000 caballos, se mostró el 25 delante del Carpio. El duque del Parque, hasta entonces prudente y afortunado caudillo, descuidóse, y en vez de retirarse sin tardanza viendo la superioridad de la caballería, temible en aquella tierra llana, suspendió todo movimiento retrógrado hasta la noche del 26, y entonces aguijado con el aviso de las lástimas de Ocaña; cuya nueva derramada por el ejército descorazonó al soldado.

El 28 por la mañana entraron los nuestros en Alba Accion de Alba de tristes y ya perseguidos por la vanguardia enemiga.

Asentada aquella villa á la derecha del Tormes comunica con la orilla opuesta por un puente de piedra. El duque del Parque dejó dentro de la poblacion con negligencia notable el cuartel general, la artillería, los bagages, la mayor parte en fin de su fuerza, excepto dos divisiones que pasaron al otro lado. Alegóse por disculpa la necesidad de dar de comer á la tropa, fatigada y sin alimento ya hacia muchas horas, como si no se hubiera podido acudir al remedio y con mayor órden poniendo todo el ejército en la orilla mas segura, y en disposicion de proteger á los encargados de avituallarle.

Esparcidos los soldados por Alba para buscar raciones, y cundiendo la voz de que llegaban los franceses, atropelláronse al puente hombres y bagages, y casi le barrearon. Pudieron con todo los gefes colocar fuera del pueblo las tropas, y parar la primera embestida de 400 franceses que iban delante, hasta que aproximándose un grueso de caballería cargó este nuestra derecha, en donde se hallaba la primera division del mando de Losada y 800 caballos. Arrollados los últimos huyeron tambien los infantes que repasaron el Tormes abandonando su artillería. El ala izquierda que se componia de la vanguardia de Carrera y de parte de la segunda division, se mantuvo firme, y puesto Mendizabal á su cabeza repelieron nuestros soldados por tres veces á los ginetes enemigos formando el cuadro, y respondieron á fusilazos á la intimacion que les hicieron de rendirse. En vano los acometieron otros escuadrones por la espalda: forzados se vieron estos á aguardar à sus infantes, de los que algunos llegaron al anochecer. Mendizabal cruzó con sus intrépidos soldados el puente y tocó gloriosamente la orilla opuesta. Alli todo era desórden y atropellamiento con los bagages y caballería fugitiva. El duque del Parque perdió entonces del todo la presencia de ánimo, y sus tropas careciendo de órdenes precisas se alejaron de aquel punto y se repartieron entre Ciudad-Rodrigo, Tamames y Miranda del Castañar. Semejante y no calculado movimiento excéntrico salvó al ejército; pues el general Kellermann dejó de perseguirle incierto de su paradero, y limitándose á dejar ocupada la línea del Tormes volvióse á Valladolid. El duque del Parque al principiar diciembre sentó su cuartel general en el Bodon á dos leguas de Ciudad-Rodrigo, y echáronse de menos entre dispersion y

pelea unos 3000 hombres. Antes de concluirse el mes pasó el duque á San Martin de Trebejos detras de sierra de Gata.

Con tales desdichas destruidos ó menguados unos tras de otros los mejores ejércitos españoles, debieron naturalmente los ingleses,

Retiranse los ingleses del Guadiana al norte del Tajo. meros espectadores hasta entonces, tomar en su extrema prudencia medidas de precaucion. Lord Wellington determinó dejar las orillas del Guadiana y pasar al norte del Tajo, empezando su movimiento en los

primeros dias de diciembre. Despidiose antes dela junta de Extremadura, y mostrose muy satisfecho « del celo y laboriose cuidado « (son sus expresiones) con que aquel cuerpo habia proporcio- « nado provisiones á las tropas de su ejército acantonadas en las « cercanías de Badajoz. » Dicha junta habia sido una de aquellas autoridades contra las que tanto se habia clamado pocos meses antes acerca del asunto de abastecimientos, tachándolas hasta de mala voluntad. El testimonio irrecusable de lord Wellington probaba ahora que la premura del tiempo y la gran demanda fueron causa de la escasez, y no otras reprensibles miras.

La profunda sima en que la nacion se abismaba, consternó á la comision ejecutiva de la junta central, poniendo á prueba la capacidad y energía de sus individuos. Mas entonces se vió que no basta reconcentrar el poder para que este aparezca en sus efectos vigoroso y pronto, sino que tambien es preciso que las manos escogidas para su manejo sean ágiles y fuertes. No formando parte de la comision ninguno de los pocos centrales, á quienes se consideraba por su saber como mas aptos, ó como mas notables por los brios de su condicion, escasearon en aquel nuevo cuerpo las luces y el esfuerzo, faltas tanto mas graves cuanto los acontecimientos habian puesto á la nacion en el mayor estrecho.

Asi resultó que al saberse la derrota de Ocaña quedó la comision como aturdida y aplanada, no desplegando la firmeza que tanto honró al gobierno español cuando la jornada de Medellin. Redujéronse sus providencias à las mas comunes y generales, habiendo en vano nombrado à Romana para recomponer el ejército del centro, tan menguado y perdido; pues aquel general permaneció en Sevilla temeroso quizá de que sus hombros flaqueasen bajo la balumba de tan pesada carga. Para llenar su hueco, á lo menos en

ciertas medidas de reorganizacion, partieron camino de la Carolina Don Rodrigo Riquelme y el marqués de Camposagrado, uno individuo de la comision y otro de la junta, quienes en union con el vocal Rabé debian impulsar la mejora y aumento del ejército, y atender á la defensa de los pasos de la sierra. Repeticion de lo que hizo la central al retirarse de Aranjuez con la diferencia de que ahora no hubo mucho vagar ni espacio.

Tampoco se destruyeron con el nombramiento de la comision ejecutiva las maquinaciones de los ambiciosos. Volvió á salir á plaza Don Francisco de Palafox deseoso de erigirse por lo Prision de Palamenos en lugar-teniente de Aragon. Sospechábase que le prestaba su asistencia el conde del Montijo, que á hurtadillas se fue de Portugal acercando á Sevilla. Tuvo de ello aviso el gobierno, y Romana á quien antes no disgustaban tales manejos, ahora que podian perjudicar á los en que él mismo andaba, instó para que se aprendiesen las personas de Palafox y Montijo juntamente con sus papeles. El último fue cogido en Valverde y trasladado á Sevilla, en donde tambien se arrestó al primero sin que lo impidiese su calidad de central. Metió algun ruido la detencion de estos personages, y mayor hubiera sido á no tenerlos tan desopinados sus continuos enredos. Los acontecimientos que sobrevinieron terminaron en breve la persecucion de entrambos.

Romana que tanta diligencia ponia en descubrir y cortar las tramas de los demas, no por eso cesaba en mana y de su heralterar con su conducta la paz y buena armonía del gobierno supremo. Favorecia grandemente sus miras su hermano Don José Caro que á nada menos aspiraba que á ver á su familia mandando en el reino. En la provincia de Valencia puesta á su cuidado trabajaba los ánimos en aquel sentido, y con profusion esparció el famoso voto de Romana de 14 de octubre. La junta provincial ayudóle mucho en ocasiones, y este cuerpo provocando unas veces el nombramiento de una regencia exclusiva, desechándolo en otras, vario é inconstante en sus procedimientos, manifestaba que á pesar de su buen celo por la causa de la patria, influian en sus deliberaciones hombres de seso mal asentado.

Don José Caro remitió á las demas juntas una circular á nombre de la de Valencia, en que alabando los servicios, el talento, las virtudes de su hermano el marqués de la Romana, se hablaba de la necesidad de adoptar lo que este habia propuesto en su voto, y se indicaba á las claras la conveniencia de nombrarle regente. La central, en una exposicion que hizo á las juntas y antes de finalizar noviembre, grave y victoriosamente rechazó los ataques y opinion de la de Valencia, invitando á todas á aguardar la próxima reunion de córtes. Las provincias apoyaron el dictámen de la central, y en Valencia se separaron de Caro varios que le habian estado unidos. Para cortar las disensiones debió Romana pasar á aquella ciudad, viage que no verificó, enviando en su lugar á Don Lázaro de las Heras, hechura suya, pues el marqués tomaba á veces por si resoluciones sin cuidarse de la aprobacion de sus compañeros. Las Heras, como era de esperar, procedió en Valencia segun las miras de Romana, y atropelló en diciembre y confinó á la isla de Ibiza á don José Canga Argüelles y á otros individuos de la junta, ahora encontrados en opiniones con el general Caro.

Pero con estas reyertas y miserias crecian los males de la patria, y la central en cuyo cuerpo no habian en un principio reinado otras divisiones sino aquellas que nacen de la diversidad de dictámenes, se vió en la actualidad combatida por la ambicion y frenéticas pasiones de Palafox, de Romana y sus secuaces, convirtiéndose en un semillero de chismes, pequeñeces y enredos impropios de un gobierno supremo, con lo cual cayó aun mas en tierra su crédito y se anticipó su ruina.

La comision ejecutiva, cuya alma era el mismo Romana, nada pues de importante obró, poniéndose de manifiesto lo nulo de aquel general para todo lo que era mando. La junta por su parte y en el círculo de facultades que se habia reservado, animada del buen espíritu de Jovellanos, Garay y otros, acordó algunas providencias no desacertadas, aunque tardías, como fue el aplicar á los gastos de la guerra los fondos de encomiendas, obras pias, y tambien la rebaja gradual de sueldos, exceptuándose á los militares que defendian la patria.

En el período en que vamos ó poco antes examif Proposicion de Calvo sobre III. nose asimismo en la junta central una proposicion de bertad de la Don Lorenzo Calvo de Rosas sobre la importante do la Don Lorenzo Calvo de Rosas sobre la importante cuestion de libertad de imprenta. La junta ora por la gravedad de la materia, ora quizá para esquivar toda discusion, pasó la propuesta de Calvo á consulta del consejo, el cual como era natural mostróse contrario, excepto Don José Pablo Valiente. Extendida la consulta subió á la central, y esta la remitió á la comision de córtes que á su vez la pasó á otra comision creada bajo el nombre de instruccion pública, corriendo por aquella inacabable cadena de juntas, consejos y comisiones á que siempre mal pecado! se recurrió en España. En la de instruccion pública halló la propuesta de Calvo favorable acogida, leyendo en su apoyo una memoria muy notable el canónigo Don José Isidoro Morales. Mas en estos pasos, idas y venidas se concluia ya diciembre y las desgracias cortaron toda resolucion en asunto de tan grande importancia.

Entre tanto se acercaba tambien el dia señalado para convocar las córtes. La comision encargada de determinar la forma de su llamamiento, tenia ya casi concluidos sus trabajos. No entraremos aqui en los debates que para ello hubo en su seno (cosa agena de nuestro propósito), ni en los pormenores del modo adoptado para constituirse las córtes, pues retardada por los acontecimientos de la guerra la reunion de estas, nos parece mas conveniente suspender hasta el tiempo en que se juntaron el tratar detenidamente de la materia. Solo diremos en

este lugar que se adoptó igualdad de representacion para todas las provincias de España, debiéndose dividir las córtes en dos cuerpos el uno electivo, y el otro de privilegiados compuesto de clero y nobleza.

Las convocatorias que entonces se expidieron fueron solo las que iban dirigidas al nombramiento de los individuos que habian de componer la cámara electiva, reservando circular las de los privilegiados para mas adelante. Motivó tal diferencia el que en el primer caso se necesitaba de algun tiempo para realizar las elecciones no sucediendo lo mismo en el segundo en que el llamamiento habia de ser personal. Mas de esta tardanza resultó despues, segun veremos, no concurrir á las córtes sino los miembros elegidos por el pueblo, quedando sin efecto la formacion de una segunda cámara.

El mismo dia que partieron las convocatorias se mudaron tambien los tres individuos mas antiguos de dividuos en la colla comision ejecutiva conforme á lo prevenido en el reglamento. Eran aquellos el marqués de la Romana, Don Rodrigo Riquelme y Don Francisco Caro, entrando en su lugar el conde de Ayamans, el marqués de Villar y Don Felix Ovalle. Su imperio no fue de larga duracion.

Todo presagiaba su caida y la de la junta central y todo una próxima invasion de los franceses en las Andalucías. Para no ser cogida tan de improviso como en Aranjuez, dió la junta un decreto en 13 de enero, por el que anunció que debia hallarse reunida el 1º del mes inmediato en la isla de Leon a fin de arreglar la apertura de las córtes señalada para el 1º de marzo, sin perjuicio de que permaneciese en Sevilla algunos dias mas un cierto número de vocales que atendiese al despacho de los negocios urgentes. Este decreto en tiempos lejanos de todo peligro hubiera parecido prudente y aun necesario, pero ahora, cuando tan de cerca amagaba el enemigo, consideróse hijo solo del miedo, impeliendo a despertar la atencion pública, y a traer hácia los centrales los contratiempos y sinsabores que, como referiremos luego, precedieron y acompañaron al hundimiento de aquel gobierno.

## LIBRO UNDÉCIMO.

Amenazas de Napoleon acerca de la guerra de España. — Su divorcio con Josefina. — Su casamiento con la archiduquesa de Austria. — Refuerzos que envia á España. - Resolucion de invadir las Andalucías. - Sus preparativos. - Los de los españoles. - Los franceses atacan y cruzan la Sierra-Morena. — Entran en Jaen y en Córdoba. — Ejército del duque de Alburquerque. — Viene sobre Andalucía. — Retirase de Sevilla la junta central. - Contratiempos en el viage de sus individuos. - Sospechas de insurreccion en Sevilla. — Verificase. — Junta de Sevilla. — Providencias que toma. — Continuan los franceses sus movimientos. — Encuentran en Alcalá la Real la caballería española. - Piérdese en Isnalloz un parque de artillería. — Toma Blake el mando de las reliquias del ejército del centro. — Entran los franceses en Granada. — Avanzan sobre Sevilla. — Se retira Alburquerque camino de Cádiz. - Ganan los franceses á Sevilla. - Preséntase el mariscal Victor delante de Cádiz. — Mortier va á Extremadura. - Baja tambien alli el 2º cuerpo. - Va sobre Málaga Sebastiani. - Abello alborota la ciudad. — Entranla los franceses. — Junta central en la isla de Leon. Su disolucion. — Decide nombrar una regencia. — Reglamento que le da. - Su último decreto sobre córtes. - Regentes que nombra. - Eligen una junta en Cádiz. - Ojeada rápida sobre la central y su administracion. — Padecimientos y persecucion de sus individuos. — Idea de la regencia y de sus individuos. - Felicitacion del consejo reunido. - Idea de la junta de Cádiz. - Providencias para la defensa y buena administracion de la regencia y la junta. - Breve descripcion de la isla Gaditana. -Fuerzas que la guarnecen. — Españolas. — Înglesas. — Fuerza marítima. Recio temporal en Cádiz. — Intiman los franceses la rendicion. — La junta de Cádiz encargada del ramo de hacienda. — Sus altercados con Alburquerque. - Deja este el mando del ejército y pasa á Lóndres. - Impone la junta nuevas contribuciones. — José en Andalucía. — Modo con que le reciben. — Sus providencias. — Vuelve á Madrid. — Nueva invasion de Asturias. - Llano-Ponte. - Porlier. - Entra Bonnet en Oviedo. - Evacua la ciudad. - Ocúpala de nuevo. - Castellar y defensa del puente de Peñaflor. — Bárcena. Retíranse los españoles al Narcea. — Don Juan Moscoso. — El general Arce. — Conducta escandalosa de Arce y del consejero Leiva. — Nueva instalacion de la junta general del principado. — Auxilio de Galicia. — Desampara Bonnet á Oviedo. — Se enseñorea por tercera vez de la ciudad. - Estado de Galicia. - Alboroto del Ferrol. Muerte de Vargas. - Mahy general de las tropas de aquel reino. - Sitio de Astorga. -Capitula. — Licenciado Costilla. — Aragen. — Mina el mozo. — Expedicion de Suchet sobre Valencia. - Estado de este reino y de la ciudad. -Malógrase á Suchet su expedicion. — Pozoblanco. — Ventajas de los españoles en Aragon. - Cae prisionero Mina el mozo. - Sucédele su tio Espoz y Mina. — Estado de Cataluña. — Varias acciones. — Bloqueo de Hostalrich. — Va Augereau al socorro de Barcelona. — Descalabro de Duhesme en Santa Perpétua y en Mollet. — Entra Augereau en Barcelona. - Odonell nombrado general de Cataluña. - Ejército que junta. - Accion de Vique el 19 de febrero. - Pertinaz defensa de Hostalrich. - Socorre de nuevo Augereau á Barcelona. — Retirase Odonell á Tarragona.

- Feliz ataque de Don Juan Caro. - Evacuan los españoles á Hostalrich. - El mariscal Macdonald sucede á Augereau en Cataluña. - Parte Suchet á Lérida. — Ent an sus tropas en Balaguer. — Sitio de Lérida. — Desgraciada tentativa de Odonell para socorrer la plaza. - Entran los franceses en Lérida y rindese su castillo. — Tambien el fuerte de las Medas. -Sucesos de Aragon. — Sitio de Mequinenza. — La toman los franceses. — Toman tambien el castillo de Morella. — Cádiz. — Toman los franceses á Matagorda. — Manda Blake el ejército de la isla. — Trasládase á Cádiz la regencia. — Baran en la costa dos pontones de pri loneros. — Trato de estos. — Pasan á las Baleares. Su trato alli. — Resistencia en las Andalucías. Condado de Niebla. — Serranía de Ronda. — Don José Romero. Accion notable. — Tarifa. — Ejército del centro en Murcia. — Correría de Sebastiani en aquel reino. — Su conducta. — Evacúale. — Partidas de Cazorla y de las Alpujarras. - Extremadura. Ejército de la izquierda. - Romana. - Ballesteros. - Don Cárlos Odonell. - Decreto de Soult de 9 de mayo. - Otro en respuesta de la regencia de España. - Decreto de Napoleon sobre gobiernos militares. — Une á su imperio los Estados Pontificios y la Holanda. — Inútil embajada de Azanza á Paris. — Tentativa para libertar al rey Fernando. - Baron de Kolly. - Vida de los principes en Valencey. - Préndese á Kolly. — Insidiosa conducta de la policía francesa. — Cartas de Fernando.

Nuevos desastres amagaban á España al comenzar el año de 1810. Napoleon, de vuelta de la guerra de Austria que para él tuvo tan feliz remate, anunció al senado francés aque se presentaria á la otra parte de los Pirineos, y que el leopardo aterrado huiria hácia el mar, pro- « curando evitar su afrenta y su aniquilamiento. » No se cumplió este pronóstico contra los ingleses, ni tampoco se verificó el indicado viage, persuadido quizá Napoleon de que la guerra peninsular, como guerra de nacion, no se terminaria con una ni dos batallas: único caso en que hubiera podido empeñar con esperanza

Ocupábanle tambien por entonces asuntos domés- su divorcio con ticos que queria acomodar á la razon de estado, y la Josefina. aficion que tenia á su esposa la emperatriz Josefina, y las buenas prendas que á esta adornaban cedieron al deseo de tener heredero directo, y al concepto tal vez de que enlazándose con alguna de las antiguas estirpes de Europa, afianzaria la de los Napoleones, á cuyo trono faltaba la sólida base del tiempo. Resolvió pues separarse de aquella su primera esposa, y á mediados de diciembre de 1809 publicó solemnemente su divorcio, dejando á Josefina el título y los honores de emperatriz coronada.

de gloria su militar nombradía.

Pensó despues en escoger otra consorte, inclinándose al principio á la familia de los Czares, mas on la archida-al fin trató con la corte de Austria y se casó en marzo siguiente con la archiduquesa María Luisa hija del emperador José II: union que si bien por de pronto pudo lisonjear á Napoleon, sirvióle de poco á la hora del infortunio.

Antes y en el tiempo en que mostró al senado su propósito de

cruzar los Pirineos, dió cuenta el ministro de la guerra onvia a Espesa. de Francia del estado de fuerza que habia en España, manifestando que para continuar las operaciones militares bastaba completar los cuerpos alli existentes con 30,000 hombres reunidos en Bayona. Pasaron en efecto estos la frontera, y con ellos y otros refuerzos que posteriormente llegaron, ascendió dentro de la península el número de franceses en el año de 1810 en que vamos, á unos 300,000 hombres de todas armas.

Llamaba singularmente la atencion del gabinete de las Tullerías el destruir el ejército inglés, situado ya en Portugal á la derecha

Resolucion de del Tajo. Pero el gobierno de José preferia á todo ininvadir les Ande- vadir las Andalucías, esperando asi disolver la junta central, principal foco de la insurreccion española. Por tanto puso su mayor ahinco en llevar á cabo esta su predilecta

empresa.

Destináronse para ella los tres cuerpos de ejército 1°, 4° y 5° con la reserva y algunos cuerpos españoles de nueva formacion, en que tenian los enemigos poca fé, constando el total de la fuerza de unos 55,000 hombres. Mandábalos José en persona, teniendo por su mayor general al mariscal Soult, que era el verdadero caudillo.

Sentaron los franceses sus reales el 19 de enero en Sus preparatives. Santa Cruz de Mudela. A su derecha y en Almaden del Azogue se colocó antes el mariscal Victor con el 1er cuerpo, debiendo penetrar en Andalucía por el camino llamado de la Plata. A la izquierda apostóse en Villanueva de los Infantes el general Sebastiani que regia el 4º y que se preparaba á tomar la ruta de Montizon. Debia atravesar la sierra partiendo del cuartel general de Santa Cruz, y dirigiendo su marcha por el centro de la línea, cuya extension era de unas 20 leguas, el 5º cuerpo del mando del mariscal Mortier, al que acompañaba la reserva guiada por el general Dessoles.

Los franceses asi distribuidos y tomadas tambien otras precauciones, se movieron hácia las Andalucías. No habian de aquel suelo pisado anteriormente sino hasta Córdoba, y la memoria de la suerte de Dupont traíalos todavía desasosegados. Sepáranse aquellas provincias de las demas de España por los montes Marianos, ó sea la Sierra-Morena, cuyos ramales se prolongan al levante y ocaso, y se internan por el mediodia, cortando en varios valles con otros montes, que se desgajan de Ronda y Sierra Nevada, las mismas Andalucías en donde ya los moros formaron los cuatro reinos en que ahora se dividen: tierra toda ella por decirlo asi de promision, y en la que por la suavidad de su temple y la fecundidad de sus campos, pusieron los antiguos segun la narracion de

Estrabon\* con referencia á Homero, la morada de los bienaventurados, los campos Elisios.

Pocos tropiezos tenian los enemigos que encontrar en su marcha. No eran extraordinarios los que ofrecia la naturaleza, y fueron tan escasos los trabajos ejecutados por los hombres, que se limitaban á varias cortaduras y minas en los pasos mas peligrosos y al establecimiento de algunas baterías. Se pensó al principio en fortificar toda la línea adoptando un sistema completo de defensa, dividido en provisional y permanente, el primero con objeto de embarazar al enemigo á su tránsito por la sierra, y el segundo con el de detenerle del todo, levantando detras de las montañas y del lado de Andalucía unas cuantas plazas fuertes que sirviesen de apoyo á las operaciones de la guerra, y á la insurreccion general del pais. Una comision de ingenieros visitó la cordillera y aun dió su informe, pero como tantas otras cosas de la junta central, quedóse esta en proyecto. Tambien se trató de abandonar la sierra y de formar en Jaen un campo atrincherado, de lo que igualmente se desistió, temerosos todos de la opinion del vulgo que miraba como antemural invencible el de los montes Marianos.

Dió ocasion á tal pensamiento el considerar las escasas fuerzas que habia para cubrir convenientemente toda la línea. Despues de la dispersion de Ocaña, solo se habian podido juntar unos 25,000 hombres que estaban repartidos en los puntos mas principales de la sierra. Una division al mando de Don Tomas de Zerain ocupaba á Almaden, de donde ya el 15 se replegó acometida por el mariscal Victor. Otra á las órdenes de Don Francisco Copons permaneció hasta el 20 en Mestanza y San Lorenzo. Colocáronse tres con la vanguardia en el centro de la línea. De ellas la 3ª del cargo de Don Pedro Agustin Giron en el puerto del Rey, y la vanguardia junto con la 1ª y 4ª gobernadas respectivamente por los generales Don José Zayas, Lacy y Gonzalez Castejon en la venta de Cárdenas, Despeñaperros, Collado de los Jardines y Santa Helena. Situóse á una legua de Montizon en Venta Nueva la 2º á las órdenes de Don Gaspar Vigodet, á la que se agregaron los restos de la 6<sup>a</sup> que antes mandaba Don Peregrino Jácome.

El 20 de enero se pusieron los franceses en movimiento por toda la línea. Su reserva y su 5° cuerpo dirigiéronse á atacar el puerto del Rey, y el de Despeñaperros, ambos de dificil paso á ser bien defendidos. Por el último va la nueva calzada ancha y bien construida, abierta en los mismos escarpados de la montaña de Valdazores, y á grande altura del rio Almudiel, que bañándola por su izquierda corre engargantado entre cerrados montes que forman una honda y estrechísima quebrada. La angostura del terreno comienza á unos 300 pasos de la venta de Cárdenas yendo de la Mancha á Andalucía, y termina no lejos de las Correderas, casería distante una legua de la misma venta. En este trecho habian los españoles excavado tres minas, levantando detras en el collado de

los Jardines una especie de campo atrincherado. Por la derecha de Despeñaperros lleva al puerto del Rey un camino que parte de la venta de Melocotones, antes de llegar á la de Cárdenas; este era el antiguo mal carretero y en parages solo de herradura, juntándose despues y mas allá de Santa Helena con el nuevo. Entre ambos hay una vereda que guia al puerto de Muradal, existiendo otras estrechas que atraviesan la condillera por aquellas partes.

En la mañana del indicado 20 salió del Viso el general Dessoles con la reserva de su mando y ademas un regimiento de caballería. Dirigióse al puerto del Rey que defendia el general Giron. La resistencia no fue prolongada: los españoles se retiraron con bastante precipitacion y del todo se dispersaron en las Navas de Tolosa. Al mismo tiempo la division del general Gazan acometió el puerto del Muradal con una de sus brigadas, y con la otra se encaramó por entre este paso y Despeñaperros, viniendo á dar ambas á las Correderas, esto es, á espalda de los atrincheramientos y puestos españoles. El mariscal Mortier, al frente de la division Girard, con caballería, artillería ligera y los nuevos cuerpos creados por José, pensó en embestir por la calzada de Despeñaperros, y lo ejecutó cuando supo que á su derecha el general Gazan, habiendo arrollado á los españoles, estaba para envolver las posiciones principales de estos. Las minas que en la calzada habia reventaron, mas hicieron poco estrago: los enemigos avanzaron con rapidez, y los nuestros temiendo ser cortados todo lo abandonaron como tambien el atrincheramiento del collado de los Jardines. Perdieron los españoles 15 cañones y bastantes prisioneros, salvándose por las montañas algunos soldados y tirando otros con Castejon hácia Arquillos, en donde luego veremos no tuvieron mayor ventura. Areizaga, que todavía conservaba el mando en gefe, acompañado de algunos oficiales y cortas reliquias, precipitadamente corrió á ponerse en salvo al otro lado del Guadalquivir. Los franceses llegaron la noche del mismo 20 á la Carolina, y al dia siguiente pasaron á Andújar despues de haber atravesado por Bailen, cuyas glorias se empañaban algun tanto con las lástimas que ahora ocurrian. El mariscal Soult y el rey José no tardaron en adelantarse hasta la citada villa en donde pusieron su cuartel general.

Llegó tambien luego á Andújar el mariscal Victor que desde Almaden no habia encontrado grandes tropiezos en cruzar la sierra. La junta de Córdoba pensó ya tarde en fortificar el paso de Mano de hierro y el camino de la Plata, y en juntar los escopeteros de las montañas. La division de Zerain y la de Copons tuvieron que abandonar sus respectivas posiciones, y el mariscal Victor despues de hacer algunos reconocimientos hácia Santa Eufemia y Belalcazar se dirigió sin artillería ni bagages por Torrecampo, Villanueva de la Jara y Montoro á Andújar, en donde se unió con las

fuerzas de su nacion que habian desembocado del puerto del Rey y de Despeñaperros. De estas el mariscal Soult envió la reserva de Dessoles con una brigada de caballería por Linares sobre Baeza, para que se diese la mano con el general Sebastiani, á cuyo cargo habia quedado pasar la sierra por Montizon.

Dicho general, aunque no fue en su movimiento menos afortunado que sus compañeros, halló sin embargo mayor resistencia. Guarnecia por aquella parte Don Gaspar Vigodet las posiciones de Venta Nueva y Venta Quemada, y las sostuvo vigorosamente durante dos horas con fuerza poco aguerrida é inferior en número, hasta que el enemigo habiendo tomado la altura llamada de Matamulas. y otras que defendió con gran brio el comandante Don Antonio Brax, obligó á los nuestros á retirarse. Vigodet mandó en su consecuencia á todos los cuerpos que bajasen de las eminencias y se reuniesen en Montizon, de donde, replegándose con órden y en escalones, empezó luego á desbandársele un escuadron de caballería que con su ejemplo descompuso tambien á los otros, y juntos atropellaron y desconcertaron la infantería, disolviéndose asi toda la division. Con escasos restos entró Vigodet el 20 de enero despues de anochecido en el pueblo de Santiestévan, y al amanecer viéndose casi solo partió para Jaen, á cuya ciudad habian ya llegado el general en gefe Areizaga y los de division Giron y Lacy, todos desamparados y en situacion congojosa.

Sebastiani continuó su marcha y cerca de Arquillos tropezó el 29 con el general Castejon que se replegaba de la sierra con algunas reliquias. La pelea no fue reñida: caido el ánimo de los nuestros y rota la línea española, quedaron prisioneros bastantes soldados y oficiales, entre ellos el mismo Castejon. El general Sebastiani se puso entonces por la derecha en comunicacion con el general Dessoles, y destacando fuerzas por su izquierda hasta Ubeda y Baeza, ocupó hácia aquel lado la márgen derecha del Guadalquivir. Lo mismo hicieron por el suyo hasta Córdoba los otros generales, con lo que se completó el paso de la sierra, habiendo los franceses maniobrado sabiamente, si bien es verdad tuvieron entonces que habérselas con tropas mal ordenadas y con un general tan desprevenido como lo era Don Juan Cárlos de Areizaga.

Prosiguiendo su movimiento pasó el general Sebastiani el Guadalquivir y entró el 23 en Jaen, en donde cogió muchos cañones y otros aprestos que se habian reunido con el intento de formar un campo atrincherado. El mariscal Victor entró el mismo dia en Córdoba, y poco despues llegó alli José. Salieron diputaciones de la ciudad á recibirle y felicitarle, cantóse un Te Deum y hubo fiestas públicas en celebracion del triunfo. Esmeróse el clero en los agasajos, y se admiró José de ser mejor tratado que en las demas partes de España. Detuviéronse los franceses en Córdoba y sus alrededores algunos dias, temerosos de la

resistencia que pudiera presentar Sevilla, é inciertos de las operaciones del ejército del duque de Alburquerque.

Ocupaba este general las riberas del Guadiana degue de Albar-querque.

Ocupaba este general las riberas del Guadiana despues que se retiró de hácia Talavera, en consequerque.

cuencia de la rota de Ocaña: tenia en Don Benito su cuartel general. En enero constaba su fuerza en aquel punto de 8000 infantes y 600 caballos, y ademas se hallaban apostados entre Trujillo y Mérida unos 3100 hombres á las órdenes de los brigadieres Don Juan Senen de Contreras y Don Rafael Menacho; tropa esta que se destinaba caso que avanzasen los franceses para guarnecer la plaza de Badajoz, muy desprovista de gente.

La junta central luego que temió la invasion de las An-Viene sobre Andalucía. dalucías empezó á expedir órdenes al de Alburquerque las mas veces contradictorias, y en general dirigidas á sostener por la izquierda la division de Don Tomas de Zerain avanzada en Almaden. Las disposiciones de la junta fundándose en voces vagas mas bien que en un plan meditado de campaña, eran por lo comun desacertadas. El duque de Alburquerque sin embargo deseando cumplir por su parte con lo que se le prevenia, trataba de adelantarse hácia Agudo y Puertollano, cuando sabedor de la retirada de Zerain, y despues de la entrada de los franceses en la Carolina, mudó por sí de parecer y se encaminó la vuelta de la Andalucía, con propósito de cubrir el asiento del gobierno. Este al fin y ya apretado, ordenó á aquel hiciese lo mismo que ya habia puesto en obra, mas con instrucciones de que acertadamente se separó el general español, disponiendo contra lo que se le mandaba que las tropas de Senen de Contreras y Menacho partiesen á guarnecer la plaza de Badajoz.

Con lo demas de la fuerza, esto es, con 8000 infantes y 600 caballos encaminándose Alburquerque el 22 de enero por Guadalcanal á Andalucía, cruzó el Guadalquivir en las barcas de Cantillana haciendo avanzar á Carmona su vanguardia y á Ecíja sus guerrillas que luego se encontraron con las enemigas. La junta central habia mandado que se uniesen á Alburquerque las divisiones de Don Tomas Zerain y de Don Francisco Copons, únicas de las que defendian la sierra que quedaron por este lado. Mas no se verificó, retirándose ambas separadamente al condado de Niebla. La última mas completa se embarcó despues para Cádiz en el puerto de Lepe. Lo mismo hicieron en otros puntos las reliquias de la primera.

Siendo las tropas que regia el duque de Alburquerque las solas que podian detener á los franceses en su marcha, déjase discurrir cuán débil reparo se oponia al progreso de estos, y cuán necesario era que la junta central se alejase de Sevilla si no queria caer en manos del enemigo.

Ya conforme al decreto en su lugar mencionado del de contral. 13 de enero, habian empezado á salir de aquella ciu-

dad pasado el 20 verios vocales, enderezándose á la isla de Leon punto del llamamiento. Mas estrechando las circunstancias casi todos partieron en la noche

"Contratiompos individuos.

del 23 y madrugada del 24, unos por el rio abajo y otros por tierra. Los primeros viajaron sin obstáculo, no asi los otros á quienes rodearon muchos riesgos alborotados los pueblos del tránsito, que se creian con la retirada del gobierno abandonados y expuestos á la ira é invasion enemigas. Corrieron sobre todo inminente peligro el presidente que lo era á la sazon el arzohispo de L'aodicea, y el digno conde de Altamira marqués de Astorga, salvándose en Jerez ellos y otros compañeros suyos como por milagro de los puñales de la turba amotinada.

Aseguróse que contando con la inquietud de los pueblos, se habian despachado de Sevilla emisarios que

Sospechas de

aumentasen aquella y la convirtiesen en un motin abierto para dirigir a mansalva tiros ocultos contra los azorados y casi prófugos centrales. Pareció la sospecha fundada al saberse la sedicion que se preparaba en Sevilla, y estalló luego que de alli salieron los individuos del gobierno supremo. De los manejos que andaban tuvo ya noticia el 18 de enero Don Lorenzo Calvo de Rozas, y dió de ello cuenta á la central. Para impedir que cuajaran, mandóse sacar de Sevilla á Don Francisco de Palafox y al conde del Montijo, que aunque presos se conceptuaban principales promotores de la trama. La apresuración con que los centrales abandonaron la ciudad, el aturdimiento natural en tales casos, y la falta de obediencia estorbaron que se cumpliese la órden.

Alejado de Sevilla el gobierno quedaron dueños del Verificase. campo los conspiradores de aquella ciudad, y el 24 por la mañana amotinaron el pueblo, declarándose la junta provincial, à sí misma suprema nacional, lo que dió claramente à entender que en su seno habia individuos sabedores de la conjuracion. Entraron en la junta ademas Don Francisco Saavedra, nombrado presidente, el general Eguia y el marqués de la Romana que no se habia ido con sus compañeros, y salia de sevilla en el momento del alboroto con Mr. Frere, único representante de Inglaterra despues de la ausencia del marqués de Wellesley. Agregáronse tambien á la junta los señores Palafox y conde del Montijo que al efecto soltaron de la prision; el último esquivó por un rato acceder al desco popular, fuese para aparentar que no obraba de acuerdo con los revoltosos, fuese que segun su costumbre le faltara el brio al tiempo del ejecutar.

Creóse igualmente una junta militar que fue la que realmente mandó en los pocos dias de la duracion de aquel extemporáneo gobierno, y la cual se compuso de los individuos nuevamente agregados. Desde luego nombró esta al marqués de la Romana general del ejército de la izquierda en lugar del duProvidencias que que del Parque que destinaba á Cataluña, y encargó el mando del que se llamaba ejército del centro á Don Joaquin Blake. Expidiéronse ademas á las provincias todo linage de órdenes y resoluciones, que ó no llegaron ó felizmente fueron desobedecidas, pues de otra manera nuevos disturbios hubieran desgarrado á la nacion entonces tan acongojada. Quedaron sin embargo con el mando, segun veremos, los generales Romana y Blake, habiéndose posteriormente conformado el verdadero gobierno supremo con la resolucion de la junta de Sevilla.

Procuró esta alentar á los moradores de la ciudad á la defensa de sus hogares, y excitar en sus proclamas hasta el fanatismo de los clérigos y los frailes que por lo general se mantuvieron quietos. Duró el ruido pocos dias poniendo pronto término la llegada de los franceses. Ya se la temian el conde del Montijo y los principales instigadores de la conmocion, y alejándose aquel el 26 del lugar del peligro con pretexto de desempeñar una comision para el general Blake, quedaron los sediciosos sin cabeza, careciendo para defender la ciudad del ánimo que sobradamente habian mostrado para perturbarla. Cierto que Sevilla no era susceptible de ser defendida militarmente, y solo los sacrificios y el valor de Zaragoza hubieran podido contener el torrente de los enemigos, de cuya marcha volveremos á tomar ahora el hilo de la narracion.

Dueños los franceses de la márgen derecha del Continuan los tranceses sus mo- Guadalquivir, y habiéndose adelantado el general Sebastiani hasta Jaen, prosiguió este su movimiento para acabar con el ejército del centro, cuyas dispersas reliquias iban en su mayor parte la vuelta de Granada. Por decirlo asi no quedaban ya en pie sino unos 1500 ginetes à las órdenes del general Freire, y un parque de artillería compuesto de 30 cañones situado en Andújar. Los oficiales que mandaban dicho parque no recibiendo órden ninguna del general en gefe, juzgaron prudente sabiendo las desaventuras de la sierra, pasar el Guadalquivir y encaminarse á Guadix, lo que empezaron á poner en obra sin tener caballería ni infantería que los protegiese. El general Sebastiani al avanzar de Jaen el 26 de enero, tomó con el grueso de su fuerza la direccion de Alcalá la Real, enviando por su izquierda camino de Cambil y Llanos de Pozuelo al general Peyremont con una

brigada de caballería ligera. El 27 pasado Alcalá la Encuentran en Real alcanzó Sebastiani la caballería española de caballería española de caballería española de caballería española de Freire que resistió algun tiempo; pero que despues fue rota y en parte cogida y dispersa, atacada por un número superior de enemigos, y sin tener consigo infantería alguna que la ayudase. Tocóle á la otra columna francesa, que tiró por la izquierda á Cambil, apoderarse de la artillería que dijimos

habia salido de Andújar.

Caminaba esta con direccion á Guadix á la sazon que el conde de

Villariezo capitan general de Granada, impelido por el pueblo á defenderse, ordenó á los gefes de la artillería indicada que desde Pinos de la Puente torciesen el camino y viniesen á la ciudad en que mandaba. Obedecieron; pero luego que estuvieron dentro, notando que todo era alli confusion, trataron de salvar sus cañones volviendo á salir de Granada. Desgraciadamente para continuar su marcha se vieron forzados á tomar un rodeo, retrocediendo al va mencionado Pinos de la Puente, pues entonces no era camino de ruedas el de los Dientes de la vieja, mas corto y directo que el otro para Diezma y Guadix. Con semejante nallos un parque atraso perdieron tiempo dando en Isnalloz con los caballos ligeros del general Peyremont; en donde como no tenian los artilleros españoles infantes ni ginetes que los protegiesen, tuvieron, bien á pesar suyo, que abandonar las piezas y salvarse en los caballos de tiro. Asi iba desapareciendo del todo aquel ejército que dos meses antes inundaba los llanos de la Mancha.

Por fin al espirar enero tomó en Diezma el mando de tan tristes reliquias Don Joaquin Blake, quien yendo mando de las reá Málaga de cuartel de vuelta de Cataluña, recibió en liquias del ejéraquel pueblo el nombramiento que le habia conferido

Toma Blake el

la Junta de Sevilla. Cedióle el puesto sin obstáculo el mismo Don Juan Cárlos de Areizaga, y dió en efecto Blake prueba de patriotismo en encargarse en semejantes circunstancias de empleo tan espinoso, sin reparar en la autoridad de que procedia. No habia otro cuerpo reunido sino el primer batallon de guardias españolas mandado por el brigadier Otedo: lo demas del ejército reducíase á dispersos de varios cuerpos. Blake retrocedió todavía á Huercal Overa villa del reino de Granada en los confines de Murcia; y despachando proclamas y órdenes á todas partes consiguió juntar en los primeros dias de febrero hasta unos cinco mil hombres de todas armas : no habiéndosele incorporado otros generales de los que mandaban divisiones en la sierra, sino Vigodet y ademas Freire con unos cuantos caballos.

El general Sebastiani entró en Granada el 28 de enero. Quiso el pueblo defenderse, mas disuadiéronle franceses en Gralos hombres prudentes y los tímidos con capa de tales: tambien contribuyó á ello el clero que en estas Andalucías mostróse sobradamente obsequioso á los conquistadores. Se envió una diputacion á recibir á Sebastiani; y agregóse á este, poco despues de su entrada, el regimiento suizo de Reding. Trató el general francés con ceño y palabras airadas á las autoridades españolas, é impuso una gravosísima y extraordinaria contribucion.

Entre tanto el 1º y 5º cuerpo avanzaron por dispo- Avanza sobre sesicion de José hácia Sevilla, tiroteándose el mismo dia 28 cerca de Ecija con las guerrillas de caballería del duque de

Alburquerque: noticioso este general de que los ene-Se retira Almigos avanzaban por el Arahal y Moron, para ponerburauerune camino de Cadia. se en Utrera a su retaguardia, y cortarle asi la retirada sobre la isla Gaditana, abandonó á Carmona y comenzó su marcha retrograda hácia la costa. La caballería y la artillería las envió por el camino real, dirigiendo la infantería por las Cabezas de San Juan y Lebrija para unirse todos en Jerez. Fue tan oportuno este movimiento, que al llegar à Utrera dejose ya ver desde Meron un destacamento enemigo. Tomóle pues Alburquerque la delantera: y recogiendo en Jerez todas sus fuerzas, pudo entrar al principiar febrero en la isla de Leon sin ser particularmente incomodado, y habiendo solo la caballería sostenido en su marcha algunas escaramuzas. Si en esta ocasion hubieran los franceses andado con su acostumbrada presteza, habrian tal vez podido interponerse entre el ejército español y la isla Gaditana; y muy otra fuera entonces la suerte de aquel inexpugnable baluarte. El duque de Alburquerque contribuyó, en cuanto pudo á salvar tan precioso rincon, y con él quizá la independencia de España. Por ello justas alabanzas le son debidas.

Los franceses, recelosos en aquellas circumstancias de compromedenan los franceses demasiadamente, midieron sus movimientos,
anteponiendo á todo el apoderarse de Sevilla, posesion codiciada por sus riquezas y renombre. Presentóse á vista de
sus muros al finalizar enero el mariscal Victor. De la nueva junta
casi todos los individuos habian desaparecido, por lo que su formacion de nada aprovechó, sino de sobresaltar á los pueblos,
acreventar la division de los ánimos, é impedir la salida de cuantiosos é importantes efectos.

Sevilla, ciudad vasta y populosa, y en la que brillan, segun se explica en su lenguaje sencillo la crónica de San Fernando « mu- « chas y grandes noblezas... las cuales pocas ciudades hay que « las tengan » habia sido por mandato de la central circunvalada de triples líneas, para cuya guarnicion se requerian 50,000 hombres. Invirtiéronse por tanto inútilmente en dicha fortificacion muchos caudales, pues no pudiendo defenderse aquel recinto, conforme a las reglas de la milicia, y solo sí acudiendo al patriotismo y brio del vecindario, hubiera debido la central pensar mas bien que en fortalecerla regularmente, en entusiasmar los ánimos y cuidar de su discíplina y buena direccion.

Preparábanse los franceses à acometer à Sevilla, cuando el 31 les enviaron de dentro parlamentarios. Querian estos entre varias cosas que se distinguiese aquella ciudad de las otras en la capitulacion, como una de las principales cabeceras de la monarquía, y tambien hicieron la notable peticion de que se convocasen cortes. No accedió el mariscal Victor, como era de presumir, à la última demanda: y en respuesta à las proposiciones que se le presentaron

envió una declaracion, segun la cual prometia amparo á los habitantes y á la guarnicion, como tambien no escudriñar los hechos ni opiniones contrarias á José, anteriores á aquel dia: otorgaba ademas otras concesiones y señaladamente la de no imponer contribucion alguna ilegal: artículo que pronto se quebrantó, ó que nunca tuvo cumplimiento.

Accediendo los sevillanos á las condiciones de Victor, entraron los franceses en la ciudad el 4º de febrero á las 3 de la tarde. La víspera por la noche habia salido la escasa guarnicion hácia el condado de Niebla á las órdenes del vizconde de Gand, cuyo camino tomaron tambien algunos de los mas respetables individuos de la antigua junta provincial, enemigos del desbarato y excesos de los últimos dias, los cuales establecidos en Ayamonte se constituyeron luego en autoridad legítima de los partidos libres de la provincia.

En Sevilla cogieron los franceses municiones, fusiles, gran número de cañones de aquella magnífica fábrica, y muchos pertrechos militares. Asimismo otra porcion de preciosidades y valores, particularmente tabacos y azogues, tan necesarios los últimos para el beneficio de las minas de América: botin que debió el enemigo parte á descuido é imprevision de la junta central, parte, segun apuntamos, á los alborotos y al atropellamiento que en Sevilla hubo.

Sojuzgada esta ciudad se encaminó el primer cuerpo Presentase el francés à las órdenes de su gefe el mariscal Victor la mariscal delante de Cadizvuelta de la isla Gaditana, cuyos alrededores pisó el 5 de febrero. La anterior llegada á aquel punto del duque de Alburquerque previno los hostiles intentos del enemigo, é impidió todo rebate. Paróse pues Victor á la vista quedando su cuerpo de ejército destinado á formar el bloqueo. Aprestôse en mortier ta à Ex-Córdoba la reserva bajo el mando de Dessolles; y el 5º del cargo del mariscal Mortier, despues de dejar una brigada en Sevilla, asomó á Extremadura y dióse mas adelan- Boja tambien elli te la mano con el 2º que desde el Tajo avanzó a las órdenes del general Revnier. En seguida se encaminó Mortier á Badajoz, y habiendo inútilmente intimado la rendicion á la plaza, volvió atras y estableció en Llerena su cuartel general.

Sebastiani por su lado dió á sus operaciones cumplido acabamiento. Tranquilo poseedor de Granada, quiso recorrer la costa, y sobre todo enseñorearse de la rica é importante ciudad de Malaga, con tanta mayor razon cuanto alli se encendia nueva lumbre insurreccional.

Era atizador y caudillo un coronel de nombre Don Abello alborota Vicente Abello natural de la Habana, hombre fogoso y arrebatado, mas falto de la capacidad necesaria para tamaño empeño. Siguió su pendon la plebe, tan enemiga alli como en las demas partes de la dominacion extraña. Agregáronse á Abello

pocos sugetos de cuenta, asustados con los desórdenes que se levantaron y previendo la imposibilidad de defenderse. Los únicos mas notables que se le juntaron fueron un capuchino llamado Fr. Fernando Berrocal, y el escribano San Millan con sus hermanos; de ellos los hubo que partieron á Velezmálaga para sublevar aquella ciudad y su partido. Cometiéronse tropelías, y se empezaron á exigir forzadas y exorbitantes derramas, habiendo embargado y cogido al solo Duque de Osuna unos 50,000 duros. Prendieron á los individuos de la junta del casco de la ciudad, y al anciano general Don Gregorio de la Cuesta que vivia alli retirado, pero que al fin pudo embarcarse para Mallorca.

Éntranla los El general Sebastiani procediendo de Granada por Loja á Antequera, adelantóse el 5 de febrero á Málaga. Al atravesar la garganta llamada Boca del Asno dispersó una turba de paisanos que en vano quisieron defender el paso, y se aproximó al recinto de la ciudad. Fuera de ella le aguardaba Abello, tan desacertado en sus operaciones militares como en las políticas y económicas. Su gente era numerosa, pero allegadiza, y la mitad sin armas. Al primer choque quedó deshecha, y amigos y enemigos entraron confundidos en la ciudad. Empezó el pillage, mediaron las autoridades antiguas que habia quitado Abello, ofreció Sebastiani suspension de hostilidades, pero no cesaron estas hasta el dia siguiente. Cayeron en poder del general francés intereses públicos y privados, incluso el dinero del duque de Osuna; é impuso ademas á la ciudad una contribucion de doce millones de reales. de que cinco habian de ser pagados al contado.

Don Vicente Abello logró refugiarse en Cádiz, donde padeció larga prision, de que las córtes le libertaron. El capuchino Berrocal y otros, cogidos en Málaga y en Motril tuvieron menos ventura, pues Sebastiani los mandó ahorcar. Tratamiento sobradamente duro; porque si bien este general nos ha dicho haberse comportado asi, siendo los tales frailes y fanáticos, su razon no nos pareció fundada, pues ademas de no estar en aquel caso todos los que padecieron la pena indicada, ¿ porqué no seria lícito á los eclesiásticos tomar las armas en una guerra de vida ó muerte para la patria? Castigáraseles en buen hora, si cometieron otros excesos, mas no por oponerse á la conquista del extrangero.

Al propio tiempo que los franceses se esparcian por las Andalucías, y se enseñoreaban de sus principales ciudades, acontecian importantes mudanzas en la isla de Leon y en Cádiz. A ambos puntos, como tambien al puerto de Santa María, habian llegado antes de acabarse enero muchos vocales de la junta central, los cuales se reunieron sin tardanza en la citada isla de Leon. La tormenta que habian corrido, la voz pública, los temores de no ser obedecidos, todo en fin los compelió á hacer dejacion del mando antes de congregarse

las córtes, y á substituir en sú lugar otra autoridad. Don Lorenzo Calvo de Rozas formalizó la proposicion de que se nombrase una regencia de cinco individuos que ejerciese la potestad ejecutiva en toda su plenitud, quedando á su lado la central como cuerpo deliberante, hasta que se juntasen las córtes. La junta aprobó la primera parte de la proposicion y desechó la última; declarando ademas que sus individuos resignaban el mando, sin querer otra recompensa que la honrosa distincion del ministerio que habian ejercido, y excluyéndose á sí propios de ser nombrados para el nuevo gobierno.

Tambien se formó un reglamento que sirviese de pauta á la nueva autoridad, á la que se dió el nombre de supremo consejo de regencia, y se aprobó un decreto por el que reuniendo todos los acuerdos acerca de la institucion y forma de las córtes, ya convocadas para el inmediato marzo, se trataba de hacer sabedor al público de tan importantes decisiones.

En el reglamento ademas de los artículos de órden interior, habia uno muy notable, y segun el cual la regencia « propondria ne-« cesariamente á las cortes una ley fundamental que protegiese y « asegurase la libertad de la imprenta, y que entre tanto se pro-« tegeria de hecho esta libertad como uno de los medios mas con-« venientes, no solo para difundir la ilustracion general, sino « tambien para conservar la libertad civil y política de los ciudada-« nos. » Asi la central tan remisa y meticulosa para acordar en su tiempo concesion de tal entidad, imponia ahora en su agonía la obligacion de decretarla á la autoridad que iba á ser sucesora suya en el mando. Disponíase igualmente en dicho reglamento que se crease una diputacion compuesta de ocho individuos, celadora de la observancia de aquel y de los derechos nacionales. Ignoramos porqué no se cumplió semejante resolucion, y atribuimos el olvido al azoramiento de la junta central, y á no ser la nueva regencia aficionada á trabas.

En el decreto tocante á córtes se insistia en el próximo llamamiento de estas, y se mandaba que inmediatamente se expidiesen las convocatorias á los grandes y á los prelados, adoptándose la importante innovacion de que los tres brazos no se juntasen en tres cámaras ó estamentos separados sino solo en dos, llamado uno popular y otro de dignidades.

Se ocurria tambien en el decreto al modo de suplir la representacion de las provincias que ocupadas por el enemigo no pudiesen nombrar inmediatamente sus diputados, hasta tanto que desembarazadas estuviesen en el caso de elegirlos por sí directamente. Lo mismo y á causa de su lejanía se previno respecto de las regiones de América y Asia. Habia igualmente en el contexto del precitado decreto otras disposiciones importantes y preparatorias para las córtes y sus trabajos. La regencia nunca publicó este documento,

motivo por el que insertamos integro en el apéndice \*. Echóse la culpa de tal omision al traspapelamiento que de él habia hecho un sugeto respetabilísimo á quien se conceptuaba opuesto á la reunion de las córtes en dos cámaras. Pero habiendo este justificado plenamente la entrega asi de dicho documento como de todos los papeles pertenecientes á la central en manos de los comisionados nombrados para ello por la regencia, apareció claro que la ocultacion provenia no de quien desaprobaba las cámaras ó estamentos, sino de los que aborrecian toda especie de representacion nacional.

La junta central, despues de haber sancionado en 29 nombra. de enero todas las indicadas resoluciones, pasó inmediatamente á nombrar los individuos de la regencia. Cuatro de ellos debian ser españoles europeos, y uno de las provincias ultramarinas. Recayó pues la eleccion en Don Pedro de Quevedo y Quintano obispo de Orense, en Don Francisco de Saavedra consejero de estado, en el general de tierra Don Francisco Javier Castaños. en el de marina Don Antonio Escaño y Don Esteban Fernandez de Leon. El último, por no haber nacido en América, aunque de familia ilustre arraigada en Caracas y por la oposicion que mostró la junta de Cádiz, fue removido casi al mismo tiempo que nombrado, entrando en su lugar Don Miguel de Lardizabal y Uribe, natural de Nueva España. El 2 de febrero era el señalado para la instalacion de la regencia, pero inquieto el público y disgustado con la tardanza, tuvo la central que acelerar aquel acto, y poniendo en posesion á los regentes en la noche del 31 de enero, disolvióse inmediatamente dando en una \* proclama cuenta de ( \* Ap. m. 8. ) todo lo sucedido.

Al lado de la nueva autoridad, y presumiendo de igual ó superior, habíase levantado otra que aunque en realidad subalterna, merece atencion por el influjo que ejerció, particularmente en el ramo de hacienda. Queremos hablar de una junta elegida en Cádiz. Emisarios despachados de Sevilla por los instigadores de los alborotos, y el justo temor de ver aquella plaza entregada sin defensa al enemigo, fueron el principal móvil de su nombramiento. Dióle tambien inmediato impulso un edicto que en virtud de pliegos recibidos de Sevilla publicó el gobernador Don Francisco Venégas, considerando disuelta la junta central y ofreciendo resignar su mando en manos del ayuntamiento, si este quisiese confiarle á otro militar mas idóneo. Conducta que algunos tacharon de reprensible y liviana, mas disculpable en tan arduos tiempos.

El ayuntamiento conservó al general Venégas en su empleo, y atento á una peticion de gran número de vecinos que elevó a su conocimiento el síndico personero Don Tomas Istúriz, abolió la junta de defensa que habia y trató de que se pusiese otra nueva mas autorizada. El establecimiento de esta fue popular. Cada ve-

cino cabeza de casa presentó á sus respectivos comisarios de barrio una propuesta cerrada de tres individuos: del conjunto de todas ellas formóse una lista en la que el ayuntamiento escogió 54 vocales electorales, quienes á su vez sacaron de entre estos 18 sugetos, número de que se habia de componer la junta relevándose á la suerte cada cuatro meses la tercera parte. Se instaló la nueva corporacion el 20 de enero con aplauso de los gaditanos, habiendo recaido el nombramiento en personas por lo general muy recomendables.

He aqui pues dos grandes autoridades la regencia y la junta de Cádiz impensadamente creadas,  $\bar{y}$  otra la junta central abatida y disuelta. Antes de pasar adelante echaremos sobre las tres una rápida ojeada.

De la central habrá el lector podido formar cabal juicio, ya por lo que de ella dijimos al tiempo de inssobre la central talarse, y ya tambien por lo que obró durante su gobernacion. Inclinóse á veces á la mejora en todos los ramos de la administracion; pero los obstáculos que ofrecian los interesados en los abusos, y el titubeo y vaivenes de su propia política nacidos de la varia y mal entendida composicion de aquel cuerpo, estorbaron las mas veces el que se realizasen sus intentos. En la hacienda casi nada innovó ni en el género de contribuciones, ni en el de su recaudacion, ni tampoco en la cuenta y razon. Trató á lo último de exigir una contribucion extraordinaria directa que en pocas partes se planteó ni aun momentaneamente. Ofreció sí por medio de un decreto una variacion completa en el ramo, aproximándose al sistema erróneo de un único y solo impuesto directo. Acerca del crédito público tampoco tomó medida alguna fundamental. Es cierto que no gravó la nacion con empréstitos pecuniarios, reembolsándose en general las anticipaciones del comercio de Cádiz ó de particulares con los caudales que venian de América ú otras entradas; mas no por eso se dejó de aumentar la deuda, segun especificaremos en el curso de esta historia, con los suministros que los pueblos daban á las partidas y á la tropa. Medio ruinoso, pero inevitable en una guerra de invasion y de aquella naturaleza.

En la milicia las reformas de la central fueron ningunas ó muy contadas. Siguió el ejército constituido como lo estaba al tiempo de la insurreccion, y con las cortas mudanzas que hicieron algunas juntas provinciales, debiéndose á ellas el haber quitado en los alistamientos las excepciones y privilegios de ciertas clases, y el haber dado á todos mayor facilidad para los ascensos.

Continuaron los tribunales sin otra alteracion que la de haber reunido en uno todos los consejos ó sean tribunales supremos. Ni el modo de enjuiciar ni todo el conjunto de la legislacion civil y criminal padecieron variacion importante y duradera. En la última hubo sin embargo la creacion temporal del tribunal de seguridad pública

para los delitos políticos; creacion conforme en su lugar notamos mas bien reprensible por las reglas en que estribaba, que por funesta en sus efectos.

En sus relaciones con los extrangeros mantúvose la junta en los límites de un gobierno nacional é independiente: y si alguna vez mereció censura, antes fue por haber querido sostener sobradamente y con lenguaje acerbo su dignidad que por su blandura y condescendencias. Quejáronse de ello algunos gobiernos. Pocos meses antes de disolverse declaró la guerra á Dinamarca, motivada por guardar aquel gobierno como prisioneros á los españoles que no habian podido embarcarse con Romana, guerra en el nombre, nula en la realidad.

Sobresalió la central en el modo noble y firme con que respondió é hizo rostro á las propuestas é insinuaciones de los invasores, sustentando los intereses é independencia de la patria, sin desesperanzar nunca de la causa que defendia. Por ello la celebrará justamente

la posteridad imparcial.

Lo que la perjudicó en gran manera fueron sus desgracias, mayormente verificándose su desistimiento á la sazon que aquellas de todos lados acrecian. Y los pueblos rara vez perdonan á los gobiernos desdichados. Si hubiera la junta concluido su magistratura en agosto despues de la jornada de Talavera, é instalado al mismo tiempo las córtes, sus enemigos habrian enmudecido ó por lo menos faltáranles muchos de los pretextos que alegaron para vituperar sus procedimientos, y oscurecer su memoria. Acabó pues cuando todo se habia conjurado contra la causa de la nacion, y á la central echósele exclusivamente la culpa de tamaños males.

Padecimientos persecucion de la junta, y no solo desacreditaron á esta, aun mas de lo que por algunos de sus actos merecia, sino que obligándola á disolverse con anticipacion y atropelladamente, expusieron la nave del estado á que pereciese en desastrado naufragio, deleitándose ademas en perseguir á los individuos de aquel gobierno, desautorizados ya y desvalidos.

Padecieron mas que los otros el conde de Tilly y Don Lorenzo Calvo de Rozas. Mandó prender al primero el general Castaños, y aun obtuvo la aprobacion de la central, si bien cuando ya esta se hallaba en la isla y á punto de fenecer. Achacabase al conde haber concebido en Sevilla el plan de trasladarse á América con una division si los franceses invadian las Andalucías, y se susurró que estaba con él de acuerdo el duque de Alburquerque. Dieron indicio de los tratos mal encubiertos que andaban entre ambos, su mutua y epistolar correspondencia y ciertos viages del duque ó de emisarios suyos á Sevilla. De la causa que se formó á Tilly, parece que resultaban fundadas sospechas. Este, enfermo y oprimido, murió algunos meses despues en su prision del castillo de Santa Catalina de

Cádiz. Como quier que fuera hombre muy desopinado, reprobaron muchos el mal trato que se le dió, y atribuyéronlo á enemistad del general Castaños. La prision de Don Lorenzo Calvo de Rozas exclusivamente decretada por la regencia, tachóse con razon de mas infundada é injusta, pues con pretexto de que Calvo diese cuentas de ciertas sumas, empezaron por vilipendiarle encarcelándole como á hombre manchado de los mayores crímenes. Hasta la reunion de las córtes no consiguió que se soltara.

Escandalizáronse igualmente los imparciales y advertidos de la órden que se comunicó á todos los centrales, segun la cual permitiéndoles « trasladarse á sus provincias, excepto á América, se les « dejaba á la disposicion del gobierno bajo la vigilancia y cargo « especial de los capitanes generales, cuidando que no se reuniesen « muchos en una provincia. » No contentos con esto los perseguidores de la junta, lanzaron en la liza á un hombre ruin y oscuro, á fin de que apoyase con su delacion la calumnia esparcida de que los ex-centrales se iban cargados de oro. Con tan débil fundamento mandáronse pues registrar los equipages de los que estaban para partir á bordo de la fragata Cornelia, y respetables y purísimos ciudadanos viéronse expuestos á tamaño ultraje en presencia de la chusma marinera. Resplandeció su inocencia á la vista de los asistentes y hasta de los mismos delatores, no encontrándose en sus cofres sino escaso peculio y en todo corta y pobre fortuna.

Avudó á medida tan arbitraria é injusta el celo mal entendido de la junta de Cádiz arrastrada por encarnizados enemigos de la central, y por los clamores de la bozal muchedumbre. La regencia accedió á lo que de ella se pedia, mas procuró antes escudarse con el dictámen del consejo. Este en la consulta que al efecto extendió. repetia su antigua y culpable cantilena de que la autoridad ejercida por los centrales « habia sido uno violenta y forzada usurpacion « tolerada mas bien que consentida por la nacion... con poderes « de guienes no tenian derecho para dárselos. » Despues de estas y otras expresiones parecidas, el consejo mostrando perplejidad acababa sin embargo por decir que de igual modo que la regencia habia encontrado méritos para la detencion y formacion de causa respecto de Don Lorenzo Calvo de Rozas y del conde de Tilly, se hiciese otro tanto con cuantos vocales resultasen « por el mismo « estilo descubiertos, » y que asi á unos como á otros « se les « substanciasen brevisimamente sus causas y se les tratase con el « mayor rigor. » Modo indeterminado y bárbaro de proceder. pues ni se sabia qué significado daba el consejo á la palabra descubiertos ni qué entendia tampoco por tratar-a los centrales con el mayor rigor, admirando que magistrados depositarios de las leyes aconsejasen al gobierno, no que se atuviera á ellas, sino que resolviese á su sabor y arbitrariamente. Dolencia grande la nuestra obrar por pasion é aficiones, mas bien que conforme á la letra y

tenor de la legislacion vigente : asi ha andado casi siempre de través la fortuna de España.

Nos hemos detenido en referir la persecucion de los miembros de la junta suprema, no solo por ser suceso importante recayendo en personas que gobernaron la nacion durante catorce meses, sino tambien con objeto de señalar el mal ánimo de los enemigos de reformas y novedades. Porque el enojo contra la central nacia, no tanto de ciertos actos que pudieran mirarse como censurables, cuanto de la inclinacion que mostró aquel cuerpo á mudanzas en favor de la libertad. En esta persecucion como despues en la de otros muchos afectos á tan noble causa, partió el golpe de la misma ó parecida mano, procurando siempre tapar el dañino y verdadero intento con feas y vulgares acusaciones.

Hubiérase á lo sumo podido tomar cuenta á la junta de su gobernacion; pero no atropellando á sus individuos. La regencia mas que todos estaba interesada en que los respetasen, y en defender contra el consejo el orígen legítimo de su autoridad, pues atacada esta lo era tambien la de la misma regencia, emanacion suya. Ademas los gobiernos estan obligados aun por su propio interés á sostener el decoro y dignidad de los que les han precedido en el mando, sino el ajamiento de los unos tiene despues para los otros dejos amargos.

Hablemos ya de la regencia y de los individuos que pencia y de sus la componian. No llegó hasta fines de mayo á Cádiz individuos. el obispo de Orense residente en su diócesi. Austero en sus costumbres y célebre por su noble y enérgica contestacion cuando le convidaron á ir á Bayona, no correspondió en el desempeño de su nuevo cargo á lo que de él se esperaba, por querer ajustar á las estrechas reglas del episcopado el gobierno político de una nacion. Presumia de entendido, y aun ambicionaba la direccion de todos los negocios, siendo con frecuencia juguete de hipócritas y enredadores. Confundia la firmeza con la terquedad y dificilmente se le desviaba de la senda derecha ó torcida que una vez habia tomado. Don Francisco Javier Castaños antes de la llegada del obispo, y aun despues, tuvo gran mano en el despacho de los asuntos públicos. Pintámosle ya cual era como general. Antiguas amistades tenian gran cabida en su pecho. Como estadista solia burlarse de todo, y quizá se figuraba que la astucia y cierta maña bastaban aun en las crísis políticas para gobernar á los hombres. Oponíase á veces á sus miras la obstinacion del obispo de Orense; pero retirándose este á cumplir con sus ejercicios religiosos daba vagar á que Castaños pusiese en el intermedio al despacho los expedientes ó asuntos que favorecia. En el libro tercero tuvimos ocasion de delinear el carácter y prendas de Don Francisco de Saavedra, hombre dignísimo, mas de corto influjo como regente, debilitada su cabeza con la edad, los achaques y las desgracias.

Atendia exclusivamente á su ramo, que era el de marina, Don Antenio Escaño, inteligente y práctico en esta materia y de buena índole. Excusado es hablar de Don Esteban Fernandez de Leon, regente solo horas, no asi de su substituto Don Miguel de Lardizabal y Uribe, travieso y aficionado á las letras, de cuerpo contrahecho, imágen de su alma retorcida y con fruicion de venganzas. Castaños tenia que mancomunarse con él, mas cediendo á menudo á la superioridad de conocimientos de su compañero.

Compuesta asi la regencia permaneció fiel y muy adicta á la causa de la independencia nacional; pero se ladeó y muy mucho al órden antiguo. Por tanto los consejeros, los empleados de palacio, los que echaban de menos los usos de la corte y temian las reformas, ensalzaron a la regencia, y asiéronse de ella hasta querer restablecer ceremoniales añejos y costumbres impropias de los

tiempos que corrian.

El consejo especialmente trató de aprovecharse de tan dichoso momento para recobrar todo su poder. Nada al efecto le pareció mas conveniente que tiznar con su reprobacion todo lo que se habia hecho durante el gobierno de las juntas de provincia y de la central. Asi se apresuró á manifestarlo el 2 de febrero en su felicitacion á la regencia, afirmando que las desgracias habian dependido de la propagacion de « principios subversivos, « intolerantes, tumultuarios y lisonjeros al inocente pueblo, » y recomendando el que se venerasen « las antiguas leyes, loables « usos y costumbres santas de la monarquía, » instaba porque se armase de vigor la regencia contra los innovadores. Apoyada pues esta en tales indicaciones, y llevada de su propia inclinacion, olvidó la inmediata reunion de córtes á que se habia comprometido al instalarse.

La junta de Cádiz émula de la regencia, y si cabe con mayor autoridad, estaba formada de vecinos honrados, buenos patriotas, y no escasos de luces. Apegada quizá demasiadamente á los intereses de sus poderdantes escuchaba á veces hasta sus mismas preocupaciones, y no faltó quien imputase á ciertos de sus vocales el sacar provecho de su cargo, traficando con culpable granjería. Pudo quizá en ello haber alguno que otro desliz; pero la verdad es que los mas de los individuos de la junta portáronse honorificamente, y los hubo que sacrificaron cuantiosas sumas en favor de la buena causa. El querer sujetar á regla á los dependientes de la hacienda militar, á los gefes y oficiales de los mismos cuerpos y á todos los empleados, clase en general estragada, acarreó á la junta sinsabores y enconadas enemistades. La entrada é inversion de caudales sin embargo se publicó y pareció muy exacta su cuenta y razon, cuidando con particularidad de este ramo Don Pedro Aguirre, hombre de probidad, imparcial é ilustrado.

Providencias para la defensa y buena administracia y la junta.

Ahora que hemos ya echado la vista sobre la pasada gobernacion de la central, y dado idea del comienzo y composicion de la regencia y junta de Cádiz será bien que entremos en la relacion de las principales providencias que estas dos autoridades tomaron en union ó separadamente. Empezaron pues por las que aseguraban la

defensa de la isla gaditana.

La naturaleza y el arte han hecho casi inexpugnable este punto: en él se comprenden la isla de Leon y la ciudad, propiamente dicha de Cádiz. Distan entre sí ambas poblaciones : juntándose por medio de un estendido istmo, dos leguas. Tres tiene de largo toda la isla gaditana, y de ancho una y cuarto en la parte mas espaciosa. La separa del continente el brazo de mar que llaman rio de Santi Petri, profundo, y el cual se cruza por el puente de Suazo, asi apellidado del doctor Juan Sanchez de Suazo que le rehabilitó á principios del siglo xv. El arsenal de la Carraca, situado en una isleta contigua á la misma isla de Leon, y formada por el mencionado rio de Santi Petri y el caño de las Culebras, quedó tambien por los españoles. El vecindario de Cádiz, en el dia bastante disminuido, no pasa de 60,000 habitantes, y el de la Isla que está en igual caso de unos 18,000. La principal defensa natural de la última son sus saladares, que empezando á poca distancia de Puerto Real se dilatan por espacio de legua y media hasta el rio Zurrague, enlazados entre sí é interrumpidos por caños é impracticables esguazos de suelo inconstante y mudable. Al sur hay otras salinas llamadas de San Fernando, rodeando á toda la isla por las demas partes ó el océano ó las aguas de la bahía. En medio de los saladares y caños que hay delante del rio de Santi Petri, se levanta un arrecife largo y estrecho que conduce al puente de Suazo. En su calzada se practicaron muchas cortaduras, y se levantaron baterías que hacian inexpugnable el paso. Al llegar Alburquerque estaban muy atrasados los trabajos; pero este general y sus sucesores los activaron extraordinariamente. Fortificóse en consecuencia con una línea triple de baterías el frente de ataque del rio de Santi Petri, avanzando otras en las mismas ciénagas ó lagunajos, y cuidando muy particularmente de poner á cubierto el arsenal de la Carraca y la derecha de la línea, parte la mas endeble.

Aun ganada la isla de Leon no pocas dificultades hubieran estorbado al enemigo entrar en Cádiz. Ademas de varias baterías apostadas en la lengua de tierra que sirve de comunicacion á ambas poblaciones, construyóse en lo mas estrecho de aquella y bañada por los dos mares una cortadura, en que trabajaron con entusiasmo todos los habitantes, herizada de cañones y de admirable fortaleza, quedando despues por vencer las obras del recinto de Cádiz, ejecutadas segun las reglas modernas del arte, y que solo presentan un frente de ataque. Para guarnecer punto tan extenso Fuerzas que la guarnecen. como el de la isla gaditana y tan lleno de defensas, necesitábase gran número de tropas de tierra y no poca fuerza de mar. El ejército de Alburquerque, aumentado cada dia Españolas. con los oficiales y soldados dispersos que de las costas aportaban á Cádiz, llegó á contar á últimos de marzo de 14 á 15,000 hombres. Tambien los ingleses enviaron una inglesas. division compuesta de soldados suyos y portugueses. Pidió aquel socorro á lord Wellington la junta de Cádiz por medio del cónsul británico y de lord Burghest, que al efecto partió á Lisboa antes que se supiese la venida á la isla del duque de Alburquerque. Llegó á ascender en marzo esta fuerza auxiliar á unos 5000 hombres, reemplazando en el mismo mes en el mando de ella á su primer gefe Stewart el general Sir Tomas Graham. La guardia de la plaza de Cádiz se hacia en parte por la milicia urbana y por los voluntarios, cuyos batallones de vistoso aspecto los formaban los vecinos honrados y respetables de la ciudad, constando su número de unos 8000 hombres inclusos los que se levantaron extramuros y en la isla de Leon, servicio que si bien penoso era desempeñado con celo y patriotismo, y que descargaba de mucha faena á las tropas regladas.

Siendo esencial la marina para la defensa de posicion tan costanera fondeaban en bahía una escuadra bri- ma Recio temporal en Cadiz. tánica á las órdenes del almirante Purvis, y otra española á las de Don Ignacio de Alava. Padecieron ambas gran quebranto en un recio temporal acaecido en el 6 de marzo y dias siguientes: de la inglesa se perdió el navío portugués María, y de la nuestra perecieron otros tres de línea, una fragata y una corbeta de guerra con otros muchos mercantes. Los franceses se portaron en aquel caso inhumanamente, pues en vez de ayudar á los desgraciados que arrastraba á la costa la impetuosidad del viento hiciéronles fuego con bala roja. Varados los buques en la playa ardieron casi todos ellos. No cesando por eso los preparativos de defensa se armaron asimismo fuerzas sutiles mandadas por Don Cayetano Valdés, que vimos herido allá en Espinosa. Eran estas de grande utilidad, pues arrimándose á tierra é internándose á marea alta por los caños de las salinas, flanqueaban al enemigo y le incomodaban sin cesar.

Cuando se supo que los franceses avanzaban, comenzóse, aunque tarde, á destruir y á desmantelar todas las baterías y castillos que guarnecian la costa desde Rota, y se extendian bahía adentro por Santa Catalina, Puerto de Santa María, rio de San Pedro, Caño del Trocadero y Puerto Real, pues Cádiz estaba mas bien preparado para resistir las embestidas de mar que las de tierra, siendo dificultoso vaticinar que tropas francesas descolgándose del Pirineo y atravesando el suelo español se dilatarian hasta las playas gaditanas.

Conflados los franceses en esto, en el descuido nafutiman los trancoses la ren- tural de los españoles, y en el desanimo que produjo la invasion de las Andalucías, miraban á Cádiz como suyo, y en este concepto intimaron la rendicion á la ciudad y al ejército mandado por el duque de Alburquerque. Para el primer paso se valieron de ciertos españoles parciales suyos que creian gozar de opinion é influjo dentro de la plaza, los cuales el 6 de febrero hicieron desde el Puerto de Santa María la indicada intimacion. La junta superior contestó á ella con la misma fecha sencilla y dignamente, diciendo: «La ciudad de Cádiz, fiel á los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que al señor Don Fernan-« do VII. » Aunque mas extensa igualmente fue vigorosa y noble la respuesta que dió sobre el mismo asunto al mariscal Soult el duque de Alburquerque. De consiguiente por ambos lados se trabajó desde entonces con grande ahinco en los obras militares: los franceses para abrigarse contra nuestros ataques y molestarnos con sus fuegos; nosotros para acabar de poner la isla gaditana en un estado inexpugnable. Asi pues corrió el mes de febrero sin choque ni suceso alguno notable.

Tales y tan extensos medios de defensa pedian por parte de los españoles recursos pecuniarios, y método y orden en su recauda-

La junta de Càdiz encargada del ramo de hacienda.

( \* Ap. n. 4. )

cion y distribucion. La regencia solo podia contar con las entradas del distrito de Cádiz y con los caudales de América. Dificil era tener aquellas si la junta no se prestaba á ello, y aun mas dificil aumentar sin

su apoyo las contribuciones, no disfrutando el gobierno supremo dentro de la ciudad de la misma confianza que los individuos de aquella corporacion, natural del suelo gaditano ó avecindados en él hacia muchos años.

Obvias reflexiones que sobre este asunto ocurrieron y el triste estado del erario promovieron la resolucion de encargar à la junta superior de Cádiz la direccion del ramo de hacienda. Desaprobaron muchos, particularmente los rentistas, semejante determinacion, y sin duda à primera vista parecia extraño que el gobierno supremo se pusiera, por decirlo asi, bajo la tutoría de una autoridad subalterna. Pero siendo la medida transitoria, deplorable la situacion de la hacienda y arraigados sus vicios, los bienes que resultaron aventajáronse á los males, habiendo en los pagamentos mayor regularidad y justicia. Quizá la junta mostróse á veces algun tanto mezquina, midiendo el órden del estado por la encojida escala de un escritorio; mas el otro extremo de que adolecia la administracion pública perjudicaba con muchas creces al interes bien entendido de la nacion. Adoptóse en seguida para la buena conformidad y mejor inteligencia un reglamento que mereció en

31 \* de marzo la aprobacion de la regencia. Ya antes, si bien no con tanta solemnidad, estaba encargada del ramo de hacienda, habiéndose suscitado entre ella y varios gefes militares, principalmente el duque de Alburquerque, desazones y agrios altercados.

Escuchó tal vez el último demasiadamente las quejas de los subalternos avezados al desórden, y la junta no atendió del todo en sus contestaciones al miramiento y respetos que se debian al duque. Esto y otros disgustos fueron parte para que dicho gefe dejase al mando del ejército de la isla al acabar marzo, nombrandole la regencia embajador en Lóndres. En aquella capital escribió mas adelante un manifiesto muy descomedido contra la junta de Cádiz, la cual, aunque en defensa del ejército de un modo atrabilioso y descompuesto. Contestacion que causó en el pundo la razon y la vida; fin no debido á sus buenos servicios y patriotismo.

Entre no pocos afanes y obstáculos la junta de Cádiz continuó con celo en el desempeño de su encargo. Impuso una contribucion de cinco por ciento de exportacion á todos los géneros y mercadurías que saliesen de Cádiz, y un veinte por ciento á los propietarios de casas, gravando ademas en un diez á los inquilinos. Con estos y otros arbitrios, y sobre todo con las remisas de América y buena inversion, no solo se aseguraron los pagos en Cádiz y la ísla, y se cubrieron todas las atenciones, sino que tambien se enviaron socorros á las provincias.

Afianzada asi la defensa de aquellos dos puntos tan importantes, convirtiéronse sus playas en baluarte incontrastable de la libertad española.

José habia en todo este tiempo recorrido las ciudades y pueblos principales de las Andalucías, recreándose tanto en su estancia que la prolongó hasta entrado mayo. Cuidaba Soult del mando supremo del ejército que apellidaron del mediodia, el cual constaba de las fuerzas ya indicadas al hablar del paso de la Sierra-Morena. Acogieron los andaluces á Modo con que le José mejor que los moradores de los demas partes del reino, y festejáronle bastantemente, por cuyo buen recibimiento premió á muchos con destinos y condecoraciones, y expidió varies decretos en favor de la enseñanza y de la prosperidad de aquellos pueblos. Nombró para establecer su gobierno y administracion en las provincias recien conquistadas comisarios regios, cuyas facultades á cada paso eran restringidas por el predominio y arrogancia de los generales franceses. Manifestó José en Sevilla su intencion de convocar córtes en todo aquel año de 1810, para lo que en decreto de 18 de abril dispuso que se tomase conocimiento exacto de la poblacion de España. Por el mismo tiempo trató igualmente de arreglar el gobierno interior de los pueblos, y distribuyó el reino en treinta y ocho prefecturas, las cuales se

dividian á su vez en subprefecturas y municipalidades, remedando ó mas bien copiando en esto y en lo demas del decreto, publicado al efecto, la administracion departamental de Francia. Providencia que habiendo tomado arraigo hubiera podido mejorar la suerte de los pueblos, pero que en algunos no se estableció, desapareciendo en los mas lo benéfico de la medida con los continuos desmanes de las tropas extrangeras. La milicia cívica ya decretada por José en julio de 1809, y en la que se negaban por lo general á entrar los habitantes de otras partes, disgustó menos en Andalucía donde hubo ciudades que se prestaron sin repugnancia á aquel servicio.

Por ello y por el modo con que en aquellos reinos habia sido recibido el intruso, motejaron acerbamente á sus habitadores los de las otras provincias de España, tachando á aquellos naturales de hombres escasos de patriotismo y de condicion blanda y acomodaticia. Censura infundada porque las Andalucías, singularmente el reino de Granada, no solo habian hecho grandes sacrificios en favor de la causa comun, sino que igualmente al tiempo de la invasion estuvieron muy dispuestos á repelerla. Faltóles buena guia estando abatidas, y siendo de menguado ánimo sus propias autoridades. Cierto es que en estas provincias era mayor que en otras el número de indiferentes y de los que anhelaban por sosiego, lo cual en gran parte pendia de que atacado tarde aquel suelo considerábase á España como perdida, y tambien de que habiendo los habitantes sido de cerca testigos de los errores y aun injusticias de los gobiernos nacionales, ignoraban los perjuicios y destrozos de la irrupcion y conquista extrangera, males que no habian por lo general experimentado como lo demas del reino. Desengañados pronto empezaron á rebullir, y las montañas de Ronda y otras comarcas mostraron no menos brios contra los invasores que las riberas del Llobregat v del Miño.

Las delicias y el temple de Andalucía, que recordaban á José su mansion en Nápoles, hubieran tal vez diferido su vuelta á Madrid, si ciertas resoluciones del gabinete de Francia no le hubiescn impelido á regresar á la capital, en donde entró el 13 de mayo: resoluciones importantes, y en cuyo exámen nos ocuparemos luego que hayamos contado los movimientos que hicieron los franceses en otras provincias de España, algunos de los cuales concurrieron con los de las Andalucías.

Tales fueron los que ejecutaron sobre Asturias y Valencia, juntamente con el sitio de Astorga. Tomó el primero á su cargo el general Bonnet. Manteníase aquel principado como desguarnecido, despues que al mando de Don Francisco Ballesteros se alejó de sus montañas la flor de sus tropas. Quedaban 4000 soldados escasos en la parte oriental hácia Colombres, y 2000 de reserva en las cercanías de Oviedo; sin contar con unos 1000 hombres de Don Juan Diaz Porlier, quien antes de esta inva-

sion de Asturias, abriendo portillo por medio de los enemigos, recorrió el pais llano de Castilla, tocó en la Rioja, y divirtiendo grandemente la atencion de los franceses tornó en seguida a buscar abrigo en las asperezas de donde se habia descolgado. Linage de empresas que perturbaban al enemigo, y diferian por lo menos si no trastrocaban sus premeditados planes.

Continuaban mandando en el principado el general Don Antonio Arce y la junta nombrada por Romana; permaneciendo al frente de la línea de Colombres Don Nicolas de Llano-Ponte.

Este, no mas afortunado ahora que lo habia sido en la campaña de Vizcaya, cejó sin gran resistencia cuando en 25 de enero le atacaron 6000 franceses á las órdenes del general Bonnet. Los españoles, en verdad inferiores en número, solo hubieran podido sacar ventaja de algunos sitios favorables por su naturaleza. Forzaron los enemigos el puente de Puron, en donde nuestra artillería bien servida les causó estrago. Llano-Ponte re plegóse precipitadamente hácia el Infiesto, y el general Arce con las demas autoridades evacuaron á Oviedo, haciendo alto por de pronto en las orillas del Nalon.

Alteró algun tanto el gozo de los invasores la intrepidez de Don Juan Diaz Porlier, quien, noticioso de la irrupcion francesa en Asturias, metióse en lo interior del principado viniendo de las faldas meridionales de sus montañas, en donde estaba apostado. Atacó por la espalda las partidas sueltas de los enemigos, cogió á estos bastantes prisioneros, y caminando la vuelta de la costa por Jijon y Avilés, se situó descansadamente en Pravia á la izquierda de las tropas y dispersos que se habian retirado con el general Arce. Imitaron á Porlier Don Federico Castañon y otros partidarios que se colocaron en el camino real de Leon, por cuyo parage con sus frecuentes acometidas molestaban á los contrarios.

El general Bonnet ocupó á Oviedo el 30 de enero, Entra Bounet en de cuya ciudad, como en la primera invasion, habian Oviedo. Salido las familias mas principales. En esta estrada se portó aquel general con sobrada dureza, habiendo ejecutado algunos actos inhumanos: amansóse despues y gobernó con bastante justicia, en cuanto cabe, al menos, en un conquistador hostigado incesantemente por una poblacion enemiga.

A pocos dias de estar en Oviedo, temeroso Bonnet de los movimientos de Porlier y demas partidarios, desamparó la ciudad y se reconcentró en la Pola de Siero. Confiados demasiadamente los gefes españoles con tan repentina retirada, avanzaron de sus puestos del Nalon, se posesionaron de Oviedo, y apostaron en el puente de Colloto la vanguardia mandada por Don Pedro Bárcena. Los franceses, que no deseaban sino ver reunidos á los nuestros para acabar con ellos mas fácilmente por la superioridad que les daba en ordenada batalla su práctica y disciplina, revol-

Ocupala de nuevo.

vieron el 14 de febrero sobre las tropas españolas, v atropellándolo todo recuperaron á Oviedo y asomaron el 15 a Peñaflor, en cuyo puente los detuvieron algunos paisanos

Castellar y dede Peñafior.

mandados animosamente por el oficial de estado mayor fensă del puente Don José Castellar, que ya se señalo alla en San Pavo. y ahora quedó aqui herido.

Bárcena.

españoles al Nar-

Don Pedro Bárcena volviendo tambien a reunir su Retiranse los gente, à la que se agregaron otros dispersos, rechazó á los franceses en Puentes de Soto, y se sostuvo alli algun tiempo. Pero al fin amenazándole continuamente enemigos numerosos, juzgó prudente recogerse á la línea del Narcea, quedando solo sobre la izquierda en Pravia, orillas del Nalon, Don Juan Diaz Porlier. Encomendose entonces el mando del ejército de operaciones al mencionado Bárcena, hombre sereno y de gran bizarria. Ayudaba en todo con sus consejos y ejem-

Don Juan Mosplo el coronel Don Juan Moscoso gefe de estado mayor,

que en el arte de la guerra era entendido y aun sabio.

El general Arce, amilanado á la vista de los peligros El general Arce. de una invasion que le cogia desprevenido, resolvióse á dejar el mando de la provincia; mas antes con intento de poder alegar que estaba concluida la comision que le habia llevado alli, determinó restablecer la junta constitucional que Romana á su antojo habia destruido, y para ello ordenó que los consejos nombrasen, segun lo hicieron, diputados que concurriesen á formar la citada corporacion; desmoronándose de este modo la obra levantada por Romana, obra de desconcierto y arbitrariedad.

Conducta escandalosa de Arce

Como quiera que fuese loable la medida de Arce, miróse esta como nacida de las circunstancias, mas bien que del buen deseo de deshacer una injusticia y de granjearse las voluntades de los asturianos. Dió fuerza á la opinion que acerca de su partida enunciamos, el que dicho general y su compañero de comision el consejero Leiva se llevaron

consigo, so color de sueldos atrasados, 16,000 duros. Paso que debe severamente condenarse en un tiempo en que el hacendado y hasta el hombre del campo se privaban de sus haberes por alimentar al soldado, á veces en apuros y en extrema desdicha.

Nueva instalacion de la junta general del prin-

La nueva junta se instaló en Luarca el 4 de marzo, y no desmayando con la ausencia de Don Antonio Arce, nombró en su lugar á Don José Cienfuegos, general de la provincia é hijo suyo; formando al mismo tiempo un consejo de guerra, con cuyo acuerdo se dirigiesen las operaciones militares.

De Galicia llegó luego en auxilio de Asturias una Auxilio de Galicorta division de 2,000 hombres, con lo que alentados los gefes determinaron atacar el 19 de marzo á las tropas francesas. Hizose asi acometiendo el grueso de nuestra fuerza del lado del

puente de Peñaflor al mismo tiempo que se llamaba por la derecha la atencion del enemigo, y que Porlier por la izquierda, embarcándose en la costa, caia sobre las espaldas á la orilla opuesta del Nalon. Ejecutada con ventura la maniobra, evacuó Bonnet de Oviedo y no paró hasta Cangas de Onis; asi para refecta o Oviedo. Torzarse, como tambien para ir en busca de acopios y pertrechos de guerra, que solo muy escoltados podian llegar á su ejército.

Con mayor circunspeccion que en la ocasion anterior se adelantaron esta vez los nuestros, sacando ademas de Oviedo todos los útiles de la fábrica de armas.

Precaucion tanto mas oportuna, cuanto Bonnet engrosado y de refresco tornó en breve y obligó á los nuestros á retirarse, enseñoreándose por tercera vez de la capital el 29 del mismo marzo. Los españoles se recogieron entonces á su antigua línea del Nalon, poniendo su derecha en el Padrunc, camino real de Leon, y su izquierda en Pravia.

Ni aun alli los dejaron quietos por largo tiempo los franceses, teniendo que refugiarse, despues de varios y reñidos choques, las tropas de Asturias y Porlier á Tineo y Somiedo, y la division gallega al Navia. Prosiguieron durante abril los reencuentros, sin que les fuese dable á los enemigos dominar del todo el principado.

La ocupacion de este no se hubiera prolongado á Estado de Gallhaber puesto la junta del reino de Gallicia mayor esmero en cooperar á que se evacuase. Dicha autoridad se hallaba instalada desde el mes de enero, y si bien contaba entre sus individuos hombres de conocido celo é ilustracion, no desplegó sin embargo la conveniente energía, desaprovechando los muchos recursos que ofrecia provincia tan populosa. Asi ni aumentó en estos meses considerablemente su ejército, ni tampoco se atrevió al principio á poner debido coto á los atrevimientos y oposicion de la junta subalterna de Betanzos, harto desmandada.

Con las reyertas que de aqui y de otras partes nacian, no solo se descuidaban los asuntos de la guerra, reprol. Muerte de únicos entonces de urgencia, sino que se dió márgen á que en el mes de febrero gente aviesa suscitase en el Ferrol un alboroto. Fue en él víctima del furor popular el comandante de arsenales Don José María de Vargas, sirviendo de pretexto para el motin los atrasos que se debian á la maestranza. Restablecido el sosiego formóse causa á algunas personas, y castigóse con el último suplicio á una muger del pueblo que se probó haber sido la que primero acometió é hirió al desgraciado Vargas.

La junta de Galicia disculpándose ademas, para no ayudar á Asturias, con los temores de que los franceses invadiesen su propio suelo por el lado de Astorga, cuya ciudad amenazaban y sitiaron luego, desatendió las reclamaciones de aquella provincia, ni convino tampoco en adoptar la proposición que su junta le hizo de

nombrar de acuerdo ambas corporaciones un mismo gefe militar; puesto que la regencia á causa de la distancia no podia con prontitud acudir al remedio de los males que causaba la division.

Solo el general Mahy, á quien se habia confiado el Maby general de las tropas de mando superior de las tropas de Galicia, procuró por aquel reino. si y en cuanto pudo auxiliar al principado. Mas el asedio de Astorga, y tener que cubrir el Vierzo, obligábanle á permanecer en Lugo y Villafranca con las principales fuerzas de

su ejército, que eran poco considerables.

No le incomodaron sin embargo tanto como temiera los franceses, cuya mira se enderezaba á Portugal; habiéndolos tambien detenido la defensa de Astorga mas portiada de lo que permitia la flaqueza de sus fortificaciones. Ciudad aquella antigua, núnca fue plaza en los tiempos modernos, cercándola un muro viejo flanqueado de medios torreones. Tres arrabales facilitaban su acceso careciendo de foso, estacada y de toda obra exterior. La poblacion, antes de 600 vecinos, ahora menguada con sus muchos padecimientos. En el intermedio que corrió desde el anterior ataque del pasado octubre hasta el de esta primavera del año de 1810, se trató de mejorar el estado de sus defensas, fortaleciendo principalmente el arrabal de Reitibia con fosos, estacadas, cortaduras y pozos de lobo. Se formaron cuadrillas de paisanos, y la guarnicion ascendia á unos 2,800 hombres. Continuaba siendo gobernador Don José María de Santocildes.

En febrero estaban los franceses alojados en las riberas del Orbigo hácia donde los nuestros para aumentar el repuesto de sus víveres extendian las correrías. El 11 del mes el general Loison con 9000 hombres y seis piezas de campaña se presentó delante de la ciudad, haciendo el 16 intimacion de rendirse. Contestó á ella negativamente Santocildes, y entonces el general francés se alejó de la plaza, sin que por eso cesasen sus guerrillas de tirotearse diariamente con las nuestras. Asi se prosiguió hasta que el 21 de

marzo pensaron los franceses en formalizar el sitio.

Habíase arrimado hácia aquella parte el general Junot duque de Abrantes, encargado del mando del 8° cuerpo, vuelto á formar de nuevo, y uno de los que habian de componer el ejército que Napoleon destinaba contra los ingleses de Portugal. Habiéndose Santocildes opuesto à recibir un pliego que Junot le expidiera, comenzó desde luego este los trabajos del sitio. Impidieron su progreso los cercados, y aun el 26 rechazaron una tentativa de los sitiadores sobre el arrabal de Reitibia. Escaseaban los españoles de cañones, y los que habia solo eran de menor calibre; carecíase tambien de municiones; abundaba sí el entusiasmo de la tropa y del paisanage. Por ambos lados se escaramuzaba sin cesar, manteniendo los sitiados la esperanza de ser socorridos por el general Mahy que permanecia en el Vierzo, cuyas avenidas observaban atentamente los franceses, trabándose á veces pelea entre unos y otros.

Mientras tanto concluida el 19 de abril la batería de brecha. rompieron los enemigos el fuego en el siguiente dia con piezas de grueso calibre, y se dirigieron contra la puerta de Hierro, por donde aportillaron el muro. Con las granadas se incendió la catedral, quemándose parte de ella y varias casas contiguas. El vecindario y la guarnicion se defendian con serenidad y denuedo. Practicable á poco tiempo la brecha, aunque Junot intimó por segunda vez la rendicion, amenazando pasar á cuchillo soldados y moradores, se desechó su propuesta y se prepararon todos á repeler el asalto. Emprendiéronle los enemigos, embistiendo, á la misma sazon que la brecha abierta en la puerta de Hierro, el arrabal de Reitibia. Duró el ataque desde la mañana hasta despues de oscurecido. Los sitiados rechazaron con el mayor valor todas las acometidas sin que los franceses consiguiesen entrar la ciudad. Vecinos y militares se mostraban resueltos á insistir en la defensa, mas desgraciadamente era imposible. Ya no quedaban sino 24 tiros de cañon, pocos de fusil; estando ademas desfogonadas las piezas y rotas sus cureñas. En tal angustia reunidas las autoridades determinaron la entrega. Solo en el Licenciado Cosayuntamiento hubo un anciano de mas de 60 años, y de nombre el licenciado Costilla, imágen por su esfuerzo de los antiguos varones de Leon, que levantándose de su asiento prorumpió en las siguientes y enérgicas palabras : « Muramos como Nu-« mantinos. »

Decidida la rendición se posesionaron los enemigos de Astorga el 22 de abril en virtud de capitulación honrosa. Computóse la pérdida que experimentamos en aquel sitio en 200 hombres; superior la de los contrarios.

De esta manera los franceses de Castilla asegurando poco á poco su flanco derecho, y teniendo en suspenso las provincias del norte mientras José ocupaba las Andalucías, se disponian al propio tiempo, segun veremos en el libro próximo, á invadir á Portugal.

Por su lado Suchet trató en Aragon de llamar igualmente la atencion de los españoles moviéndose hácia Valencia. Antes habia este general ocupádose en sosegar su provincia y sobre todo Navarra, cuyo reino, bastantemente tranquilo en un principio, comenzó á rebullir en tanto grado que con trabajo transitaban los correos franceses, y apenas era reconocida la autoridad intrusa fuera de la plaza de Pamplona.

Mina el mozo causaba tamaña mudanza. Obedecido por todas partes, y nunca descubierto ni vendido, dominaba la comarca y aun obligó en enero al gobernador de Navarra á entrar con él en tratos para el cange de prisioneros.

Disgustado el gobierno francés con tener á sus puertas tan osado enemigo, encomendó al general Suchet el restablecimiento de la tranquilidad en Navarra. Burló Mina por algun tiempo con su diligencia y maña los intentos de los franceses, y especialmente los del general Harispe, encargado en particular de perseguirle. Acosado al fin no solo por este, sino tambien por tropas que se destacaron de hácia Logroño y otras que salieron de Pamplona, desbandó su gente y ocultó sus armas, aguardando reunir de nuevo aquella luego que los enemigos le dejasen algun respiro. La osadía de Mina era tal que aun despues, yendo Suchet á Pamplona con objeto de arreglar la administracion francesa, bastante desordenada, disfrazóse de paisano y se metió cerca de Olite en un grupo deseoso de ver pasar en el tránsito al general su contrario. Arrojo á que tambien impelia la seguridad con que era dado recorrer la tierra á los españoles que guerreaban contra los franceses.

El general Suchet, compuestas las cosas de Navar-Expedicion de Suchet sobre va-ra, y llegando alli de Francia nuevas tropas, tornó á Aragon disponiéndose á invadir el reino de Valencia. Proyecto que le fue indicado por el principe de Neuchâtel, quien finalizada la campaña de Austria volvió á desempeñar el empleo de mayor general de los ejércitos franceses en España, no obstante el mando en gefe dado al rey José: complicacion de supremacías que causaba, por decirlo de paso, encontradas resoluciones, señaladamente en las provincias rayanas de Francia. Modificáronse al parecer por otras posteriores las primeras insinuaciones que respecto à Valencia habia hecho el principe de Neuchâtel; pero no pudiendo tampoco las últimas calificarse de órdenes positivas, prefirió Suchet someterse à una terminante y clara que recibió del intruso escrita en Córdoba el 27 de enero, segun la cual se le prevenia que marchase rápidamente la vuelta del Guadalaviar. No llegó el pliego á manos de Suchet hasta el 15 de febrero, siendo dificultosa la travesía por hormiguear los guerrilleros.

Resuelto el general francés á la empresa dejó en Aragon alguna füerza que amparase las comarcas mas amenazadas por los partidarios, y fortaleció varios puntos. Tres divisiones en que se distribuian las reliquias del ejército español de Aragon despues de la dispersion de Belchite llamaban con particularidad su atencion. Era una la que estaba á las órdenes de Don Pedro Villacampa, situada cerca de Villel partido de Teruel, en un campo atrincherado, del que no sin trabajo la desalojó el general polaco Klopicki; otra la que cubria la línea del Algas, regida por Don Pedro García Navarro, que luego pasó á Cataluña; y la última la que andaba entre el Cinca y Segre á cargo de Don Felipe Perena: divisiones todas no muy bien pertrechadas, pero que contaban unos 13,000 hombres.

Ascendiendo ahora el 3º cuerpo enemigo con los refuerzos venidos de Francia á 30,000 combatientes, érale á Suchet mas fácil tener en respeto á los aragoneses, asegurar las diversas comunicaciones y partir á su expedicion de Valencia, para la cual llevó de 12 á 14,000 soldados escogidos.

Empezó pues á realizar su plan, y el 25 de febrero llegó en persona á Teruel. En consecuencia el general Habert con una columna de cerca de 5000 hombres se dirigió el 27 sobre Morella, debiendo continuar por San Mateo y la costa, y casi al propie tiempo con la division de Laval y la brigada de Paris, componiendo en todo unos 9,000 soldados, partió de Teruel siguiendo la ruta de Segorbe el mismo Suchet. Al ponerse en marcha recibió de Paris la órden por duplicado (habiendo sido interceptada la primera) de desistir de la expedicion de Valencia y formalizar los sítios de Lérida y Mequinenza; pero tarde ya para variar de rumbo, á pesar de la responsabilidad en que incurria, llevó adelante su propósito.

La fama de la inminente invasion llegó muy en breve á la ciudad de Valencia, en donde con el temor relno y de la ciuse desencadenaron las pasiones. El general Don José Caro, en lugar de dirigirlas al único y laudable fin de la defensa, fuese miedo, fuese deseo de satisfacer odios y personales rivalidades, dió rienda suelta á todo linage de excesos y á enojosas venganzas. No compensó hasta cierto punto tan reprensible conducta con activas y oportunas providencias militares: medio seguro de reprimir los malévolos, y de tener en su favor la gran mayoría de los honrados ciudadanos. Un año era corrido desde que Caro mandaba, y ni se habia fortificado Murviedro ni otros puntos importantes, ni el ejército de línea se habia aumentado mas allá de 11,000 hombres. La poblacion en parte se encontraba armada, mas tan oportuna providencia antes bien habia nacido de la espontaneidad de los habitantes que de disposicion enérgica de la autoridad superior, flojedad comun á casi todos los gefes y juntas de España, suplida, en cuanto era dado, por el buen seso y ánimo de los naturales.

En tanto las dos columnas francesas avanzaban. La de Morella entró sin resistencia en la villa y ocupó el castillo, abandonado por el coronel Miedes. La de Teruel se aproximó á Alventosa, en donde la vanguardia del ejército valenciano estaba colocada detras del barranco por donde corre el Mijares. Al principio las guerrillas capitaneadas por Don José Lamar alcanzaron ventajas; mas luego recibida órden de Caro de replegarse sobre Valencia, y al tiempo que los franceses trataban ya de envolver la izquierda española, se retiraron los nuestros el 2 de marzo sobradamente de prisa, pues dejaron abandonados cuatro cañones de campaña. Entraron despues los franceses en Segorbe, ciudad que pillaron desamparada por los habitadores.

Llegó el 3 á Murviedro el general Suchet, en donde se le juntó con su columna el general Habert. No estando todavía fortificado aquel sitio, que lo fue de la antigua y célebre Sagunto, se sometió la ciudad : encaminándose en seguida á Valencia los enemigos, ya mas gozosos por comenzar á competir desde alli el cultivo del hombre con la lozanía de la vegetacion.

Segun se iban los franceses aproximando á la ciudad crecia en ella la fermentacion, y mas se desbocaba Don José Caro en cometer tropelías. Envió á San Felipe de Játiva la junta superior, y creó una comision militar de policía, instrumento de sus venganzas. Cierto que para ellas habia un pretexto honroso en secretos tratos que el enemigo mantenia dentro de Valencia; pero en vez de solo descargar sobre los culpados la justicia de las leyes, arrestáronse indistintamente y para satisfacer enemistades buenos y malos patriotas.

En tal estado presentáronse los franceses delante de Valencia el 5 de marzo, estableciendo Suchet en el Puig su cuartel general. Ocuparon fuera de los muros y á la izquierda del Guadalaviar el arrabal de Murviedro, el colegio de San Pio V, el palacio real, el convento de la Zaidia y otros, extendiéndose al Grao y su comarca en gran detrimento de los pueblos. Intimó el 7 el general Suchet á Don José Caro la rendicion, quien en este caso respondió cual debia. Se mantuvo Suchet hasta el 10 en las cercanías esperando á que estallase en su favor dentro de la ciudad una conmocion; mas saliendo fallida su esperanza y temeroso de las guerrillas que se formaban en su derredor, levantó el campo en la noche del 10 al 11 y retrocedió por donde habia venido.

Grande algazara y justa alegría se manifestó en Valencia al saberse el alejamiento del enemigo. Mas no por eso cesó Caro en sus persecuciones. Varios de los presos aunque inocentes continuaron encarcelados, y fue ahorcado el baron de Pozoblanco. Dudamos aun si este infeliz era ó no delincuente, y si en realidad habia seguido correspondencia con el enemigo. Natural de la isla de la Trinidad unian en otro tiempo á él y á Caro estrechos vínculos, que tuvieron principio cuando el último visitaba como marino las costas americanas. Convirtióse despues en odio la antigua amistad, y se acusó á Caro de haber usado en aquel lance de la potestad suprema no imparcial ni desapasionadamente.

Suchet al retirarse se encontró con muchos paisanos armados que se habian levantado á su espalda, y tambien con la noticia de que el reino de Aragon aprovechándose de su ausencia comenzaba de nuevo á estar muy movido. En efecto Don Pedro Villacampa revolviendo el 7 de marzo sobre Teruel habia entrado la ciudad y obligado al coronel Plique á encerrarse con su guarnicion en el seminario ya de antes fortifi-

cado. No contento aun asi el español habia salido á esperar y cogido en la venta de Malamadera á corta distancia de Teruel un convoy enemigo procedente de Daroca. Apoderóse de 4 piezas, de unos 200 hombres y de muchas municiones. Otro tanto hizo por opuesto lado con una compañía de polacos avanzada en Alventosa. El seminario, estrechado por los nuestros y próximo á caer en sus manos, se libertó el 12 de marzo con la llegada del ejército de Suchet que forzó á Villacampa á alejarse. Don Felipe Perena tambien por el Cinca habia hecho sus correrías, destruyendo en Fraga el puente y los atrincheramientos enemigos.

El 17 volvió Suchet à Zaragoza y quiso ante todo acabar con Mina el mozo que por su lado se habia igualmente adelantado à las Cinco Villas. Inquietó bastante este caudillo en aquellos cae prisionero dias à los franceses; mas perseguido en Aragon por mina el mozo. el gobernador de Jaca y el general Harispe, y en Navarra por Dufour, cayó desgraciadamente el 31 en poder de los puestos franceses que al cogerle le maltrataron. Sin detencion lleváronsele à Francia, y le encerraron en el castillo de Vincennes, donde permaneció como tantos otros españoles hasta 1814. Sucedióle su tio el renombrado Don Francisco Espoz y Mina, quien sucedele su tio con sus hechos y mejor fortuna oscureció las breves glorias de su sobrino.

Arregladas las cosas de Aragon trató Suchet de cumplir con lo que se le habia mandado de Paris sitiando á Lérida. No por eso estaba bajo su dependencia Cataluña encomendada al mariscal Augereau, dejando solo á cargo del primero el asedio de las plazas que formaban, por decirlo asi, cordon entre aquel principado y las provincias rayanas.

De luto habia cubierto á Cataluña la caida de Gerona. Don Joaquin Blake por su parte no admitiéndole la central la dejacion que repetidamente habia hecho de su mando, se separó de autoridad propia en 10 de diciembre de su ejército, poniendo interinamente á su cabeza al marqués de Portago. Motivó semejante resolucion haber aprobado la central contra el dictámen de dicho general lo determinado por el congreso catalan de levantar 40,000 hombres de somaten. Blake queria crear cuerpos de línea y no reuniones informes de indisciplinados paisanos. Pero los catalanes, apegados á su antigua manera de guerrear, hallaron arrimo en el gobierno supremo, desatendiéndose las reflexiones juiciosas y militares de Blake, quien en medio de sus conocimientos no gozaba de popularidad á causa de su mala estrella.

Ausente este general no 'quedó Portago largo tiempo en el mando, pues cayendo enfermo dejó en su lugar á Don Jaime García Conde, sustituido tambien en breve por el general mas antiguo Don Juan Henestrosa. El congreso catalan, despues de expedir varias providencias en favor de la defensa del principado, tomando

para darias mas bien consejo de los falsos conceptos del provincialismo, que de atento é imparcial juicio, se disolvió y quedó sola

para el despacho de los negocios la junta superior.

El somaten que se habia levantado no produjo el efecto que esperaban los catalanes. Apareció tarde y al caer Gerona, y no queriendo tampoco los partidos desprenderse de sus respectivos contingentes para prestarse mutuo auxilio, faltó el necesario concierto. Permaneció en Vique el grueso del ejército español, teniendo apostado en el Grao de Olot un cuerpo volante. Clarós estaba hácia Besalú, y Rovira camino de Figueras, ambos con bastante fuerza á causa de los somatenes que se les agregaron. Para despejar el pais y asegurar las comunicaciones con Francia marcharon contra ellos los generales Souham y Verdier. Hubo con este motivo varios reencuentros de los que se contaron algunos favorables para los somatenes. En los mismos dias el enemigo que de todos lados acometia hizo de Francia inútiles esfuerzos contra el valle de Aran.

Dispuso en seguida Augereau que 10,000 hombres suyos yendo sobre Vique atacasen el ejército español. Trabáronse por aquella parte desde 1º de enero frecuentes y reñidos combates honrosos para los españoles, pues con fuerza inferior hicieron rostro á contrarios aguerridos. Pero viendo los nuestros la superioridad de los franceses, celebraron el 12 consejo de guerra y determinaron replegarse hácia Manresa y Tarrasa, dejando en Tona una division al mando del general Porta. Siguieron aun entonces las refriegas. Los franceses entraron en Vique, y avanzando se encontraron con los nuestros el 14 y 15, siendo de notar la accion habida en Moyá, en la que los generales Odonell y Porta rechazaron á los enemigos de los que perecieron mas de 200. El primero peleó con ventaja hasta como soldado y cuerpo á cuerpo.

Urgíale en tanto al mariscal Augereau, aseguradas en algun modo sus comunicaciones con Francia, abrir las de Barcelona, plaza que empezaba á estar apurada por falta de bastimentos. Conveniente Bioqueo de Hose era para ello la toma de Hostalrich, pero no cediendo talrich. el gobernador á las intimaciones, Augereau asi que ocupó la villa dejó al coronel Mazzuchelli encargado de bloquear el castillo. Arrimó tambien alli las fuerzas de Souham para alejar á los somatenes, y él en persona dispúsose á marchar prontamente sobre Barcelona.

La poblacion de esta ciudad habia disminuido careciendo de trabajo los fabricantes y sus operarios, y avergonzada la mocedad de no acudir al llamamiento que por medio de su congreso y junta continuamente les hacia la provincia. El general Duhesme mandaba como antes en Barcelona, y con frecuencia se veia obligado á ir en busca de víveres teniendo que atacar á los somatenes y á una división que siempre permaneció en el Llobregat, cuyas fuerzas reunidas estrechaban la plaza, acorralando a veces dentro de ella á las tropas francesas.

Augereau aunque hostigado por las guerrillas se adelantó con el convoy y 9000 hombres, y Duhesme seguido de unos 2000 salió de Barcelona hasta Granollers á su encuentro. De hácia Tarrasa desembocó para interceptar el socorro el marqués de Campoverde, al paso que Orozco comandante de la division del Llobregat llamaba de aquel lado la atencion.

Campoverde atacó el 20 en Santa Perpetua a Duhesme haciéndole 400 prisioneros: juntósele despues Porta que acudió por Casteltersoll, y ambos en Mollet cayeron sobre el 2º escuadron de coraceros y le cogieron casi entero. Felizmente para la demas tropa del general Duhesme llegó a tiempo Augereau libertando a un batallon que se defendia en Granollers. En seguida pudieron los franceses sin obstá-

culo meter el convoy en Barcelona.

Aquel mariscal, cumpliendo de este modo con el principal objeto de su expedicion, quitó á Duhesme el gobierno de aquella plaza, nombró en su lugar á Mathieu, y se replegó á Hostalrich, temiendo que de nuevo se le estorbara el paso.

Con tanta mayor razon se mostraba descontiado cuanto Don Enrique Odonell iba á capitanear las tropado pas de Cataluña. Así lo ansiaba el principado, y el 21 de enero se recibió la órden de la junta central, á la sazon todavía existente, confiriendo á aquel general el mando supremo.

Odonell, mozo activo y valiente, codicioso de gloria aunque algo atropellado, se habia atraido las voluntades de los catalanes con su adhesion á la causa de la independencia y su gran intrepidez, mostrada ya en el primer cerco de Gerona. Ahora autorizado empezó á obrar con diligencia y á mejorar la disciplina. Distribuyó igualmente su ejército en nuevas brigadas y divisiones, reconcentrando el 6 de febrero en Manresa casi toda la fuerza disponible. Solo dejó en Martorell y línea del Llobregat la 3º division á las órdenes del brigadier Martinez.

El nuevo general llegó pronto á tener consigo 8000 infantes y 1000 caballos bien dispuestos. El 14 de febrero atacó con feliz éxito á los enemigos cerca de Moyá, y el 19 se aproximó á Vique con ánimo de desalojarlos. Siguió lo principal de su fuerza el camino que de Tona se dirige á aquella ciudad, marchando una columna via de San Culgat hasta la altura del Vendrell, donde se paró. A las nueve de la mañana la vanguardia ó sea cuerpo volante mandado por Sarsfield rompió el fuego. Una hora despues cundió por toda la línea sostenido con tenacidad de ambas partes. Mandaba á los franceses el general Souham. Carecian los nuestros de cañones, no habiendo

podido traerlos por lo fragoso de la tierra; no mas de dos tenian los contrarios. A las doce se reforzaron los últimos con 2500 hombres que se les juntaron de Vique. Entonces Odonell, que conservaba á sus inmediatas órdenes la division situada en las alturas del Vendrell, bajó con ella al llano. Avivóse el fuego y continuó reciamente hasta las tres de la tarde, en cuya hora flanqueado Porta que regia el ala izquierda, á pesar de los esfuerzos de Odonell quedaron desbaratados los nuestros y se retiraron á Tona y Collsuspina. Perdimos entre muertos y heridos 900 hombres, otros tantos prisioneros: no fue corto el daño que experimentaron los franceses, siendo reñida la accion aunque malograda para los españoles.

Aguardaba en el intermedio el mariscal Augereau á orillas del Tordera refuerzos de Francia, y apretaba la division de Pino el bloqueo de Hostalrich. Situado este castillo en una elevada cima, enseñorea el camino de Barcelona, obstruyendo de consiguiente en tiempo de guerra las comunicaciones. Don Julian de Estrada, entonces gobernador resuelto á defenderle hasta el último trance, decia: « Hijo Hostalrich de Gerona debe imitar el ejemplo « de su madre. » Cumplió Estrada su palabra desoyendo cuantas proposiciones se le hicieron de acomodamiento. Desde el 13 de enero hasta el 20 del mes inmediato, limitáronse los franceses á bloquear el castillo, mas en aquel dia comenzó horroroso bombardeo.

Al propio tiempo fueron llegando á Augereau los refuerzos de Francia que hicieron ascender su ejército al comenzar marzo á 30,000 combatientes sin contar la guarnicion de Barcelona. Escasa nuevamente esta plaza de medios tuvo Augereau que volver á su socorro, y consiguió no obstante pérdidas y tropiezos meter dentro un convoy.

Retirase odonell à Tarragona. Semejante movimiento obligó á Odonell á replegarse, mayormente coincidiendo con la correría que
por aquel tiempo hizo Suchet sobre Valencia. El 21 entró en Tarragona el general español, y acampó en las cercanías el grueso de
su ejército. Juntósele la division aragonesa del Algas ó sea de Tortosa compuesta de unos 7000 hombres. No se estuvo Odonell
quieto alli sino que luego ejecutó otros movimientos.

Tal fue el que verificó al concluirse marzo, noticioso de que en Villafranca del Panadés se alojaba un trozo bastante considerable de franceses. Envió pues contra ellos á Don Juan Caro, asistido de 6000 hombres. Viendo los enemigos que los nuestros se aproximaban se encerraron en el cuartel de aquella villa, fuerte edificio sito á la entrada, pero en breve á pesar de su precaucion y resistencia tuvieron que capitular cayendo prisioneros 700 hombres. Portóse Caro con destreza y bizarría y quedó herido.

Sucedióle en el mando Campoverde, quien marchó sobre Manresa para darse la mano con Rovira, siendo el intento de Odonell distraer al enemigo y si era posible auxiliar á Hostalrich. El general Swartz hacia por aquellas partes frente á los somatenes, cuya tenacidad desconcertaba al francés y aun le causaba á veces descalabros. En principios de abril tomó la resistencia tal incremento, que asustado Augereau salió el 11 de Barcelona y se dirigió á Hostalrich para impedir los socorros que los españoles querian introducir en el castillo, como ya lo habian conseguido una vez guiados por el coronel Don Manuel Fernandez Villamil.

Sin embargo todo ya era de mas. La penuria del gracuan los esfuerte tocaba en su último punto, faltando hasta el pañoles a Hostalrich.

agua de los aljibes, única que surtia á la guarnicion. El bizarro gobernador, los oficiales y soldados habian todos sobrellevado de un modo el mas constante la escasez y miseria, que igualó si no sobrepasó la de Gerona. Mas desesperanzado Estrada de recibir auxilio alguno, y prefiriendo correr los mayores riesgos á capitular, resolvió salvarse con su gente de la que aun le quedaban 1200 hombres. A las diez de la noche del 12 púsose en movimiento y salió por el lado de poniente descendiendo la colina de carrera. Cruzó en seguida el camino real y atravesando la huerta llegó, repelidos los puestos franceses, á las montañas detras de Masanas y á Arbucias. Mas en aquel parage descarriado el valiente Estrada tuvo la desgracia de caer prisionero con tres compañías. El resto que ascendia á 800 hombres sacóle á buen puerto el teniente coronel de artillería Don Miguel Lopez Baños, quien el 14 entró en Vique, ciudad libre entonces de franceses. Estrada no se rindió sino despues de viva refriega, y Augereau, aunque incomodado con que se le escapase la mayor parte de la guarnicion, hizo alarde en gran manera de haberse hecho dueño de su gobernador. De poco le sirvió tan feliz acaso, pues no tardó en desgraciarse con Napoleon quien nombró para sucederle al mariscal Macdonald. Dícese que contribuyeron à su remocion que jas de Suchet, Macdonald sucedesazonado porque no le ayudaba debidamente en sus de à Angereau en

De estas una de las principales era la que por entonces y despues de su retirada de Valencia intentaba contra Lérida, conformándose con la órden que se le dió de Paris. Asi despues de dejar un tercio de su fuerza en Aragon á las órdenes del general Laval, se enderezó con lo restante á Cataluña. Pero destruido por los españoles el puente de Fraga, y estando de aquel lado próximo el castillo de Mequinenza, prefirió Suchet el camino mas directo, el de Alcubierre, y estableció en Monzon sus almacenes y hospitales.

Se hallaba á la sazon en Balaguer Don Felipe Perena con alguna fuerza, y aunque es ciudad en que no quedan sino reliquias de sus antiguos muros, interesaba á los franceses su posesion á causa de un famoso puente de piedra que tiene

empresas.

sobre el Segre. Atento á ello ordenó Suchet al general Habert que atacase á los españoles. Mas Perena creyendo ser desacuerdo resistir á fuerzas tan superiores cejó á Lérida, y los franceses entraron en Balaguer el 4 de abril.

El 13 embistió Suchet aquella plaza. Asentada Lé-Sitio de Lérida. rida á la derecha del Segre, rio que tambien alli se cruza por hermosa puente, ha sido desde tiempos remotos ciudad muy afamada. En sus alrededores acabó César con Afranio y Petreyo del partido pompeyano, y antes cuando estos ocupaban la ciudad pasó aquel caudillo grandes angustias, acampado en la altura en donde ahora se divisa el fuerte de Garden. En la defensa de este, y sobre todo en la del castillo colocado al extremo opuesto del lado del norte en la cumbre de un cerro, consiste la principal fortaleza de Lérida, si bien ambos no se prestan entre sí grande ayuda. Muro sin foso ni camino cubierto, parte con baluartes, parte con torreones, rodea lo demas del recinto. Algunas obras nuevas se habian ejecutado, á saber : una á la entrada del puente y tambien dos reductos llamados del Pilar y San Fernando en la meseta de Garden, en el parage opuesto á la plaza, fuera de cuyos muros está situado aquel fuerte. La poblacion que ya ascendia á mas de 12,000 almas se hallaba aumentada con los paisanos que del campo se habian refugiado dentro. Contaba la guarnicion 8000 hombres inclusa la tropa de Perena. Mandaba como gobernador Don Jaime García Conde.

Todavía los franceses no habian empezado los trabajos del sitio, y ya Don Enrique Odonell pensó en hacer levantarle ó por lo menos en socorrer la plaza. Ignoraba su intento el general francés, por lo que el 21 de abril avanzó este hasta Tárrega, temiendo solo á Campoverde que vimos se adelantára hácia Manreza; tanto sigilo guardaban los catalanes de rara y laudable fidelidad.

Odonell se había el dia antes puesto en marcha con 6000 infantes y 600 caballos, y el 22 sabiendo por el gobernador de Lérida que parte del ejército francés se había alejado de la plaza miró como asegurada su empresa. Empezó pues Odonell en la mañana del 23 á aproximarse á la ciudad siguiendo el llano de Margalef, repartida su fuerza en

á la ciudad siguiendo el llano de Margalef, repartida su fuerza en tres columnas, una mas avanzada por el camino real, las otras dos por los costados. Desgraciadamente sabedor al fin Suchet de la salida de Odonell de Tarragona tornó de priesa hácia Lérida, y tomó oportunas disposiciones para que se malograse el plan del general español. Caminaba este confiado en su triunfo, cuando de repente se vió arremetido por fuerzas considerables. El general Harispe trabó luego pelea con la 1º columna, y Musnier saliendo de Alcoletge acometió á la que iba por la derecha del camino. Los nuestros se desordenaron, principalmente la caballería arrollada por un regimiento de coraceros. Odonell aunque sobrecogido con

tal contratiempe pudo juntar parte de su gente, y antes de anochecer retirarse con ella en buen órden camino de Montblanc. La pérdida de las dos columnas atacadas fue sin embargo considerable, quedando prisioneros batallones enteros.

Los franceses queriendo aprovecharse del terror que aquel descalabro infundiria en los leridanos embistieron en la misma noche los reductos del fuerte de Garden. Dichosos los enemigos al principio en el ataque del Pilar, salieron mal en el de San Fernando, teniendo que retirarse y aun evacuar el primero que ya habian

ocupado.

Al dia siguiente tanteó el general Suchet el animo del gobernador, proponiendo a este para hacerle ver lo inútil de la defensa que enviase personas de su confianza que por sí mismos examinasen la pérdida que en el dia anterior habian los españoles padecido en Margalef. La réplica de García Conde fue enérgica y concisa. «Se-« ñor general, dijo, esta plaza nunca ha contado con el auxilio de « ningun ejército. » Lastima que a las palabras no correspondiesen los hechos como en Zaragoza y Gerona.

Empezaron los franceses el 29 de abril los trabajos de trinchera, escogiendo por frente de ataque el espacio que media entre el baluarte de la Magdalena y el del Carmen, que era por donde embistió la plaza el duque de Orleans en la guerra de sucesion.

Los sitiados no repelieron con grande empeño los aproches del enemigo. Asi esta defensa no fue larga ni digna de memoria. Merece no obstante honrosa excepcion a resistencia que hizo en la noche del 12 al 13 de mayo el reducto de San Fernando, ya bien sostenido como arriba hemos dicho en una primera acometida. En la última se defendió con tal tenacidad que de 300 hombres que le

guarnecian apenas sobrevivieron 60.

Los franceses asaltaron el 13 del mismo mes la ciudad, y la entraron sin tropezar con extraordinarios impedimentos. La guarnicion se recogió al castillo, en donde tambien se metieron casi todos los habitantes viendo que los acometedores no les daban cuartel. Crueldad ejecutada de intento, para que hacinados muchos individuos en corto recinto obligáran al gobernador á rendirse. Hubiera sin embargo Garcia Conde podido despejar aquella fortaleza echando fuera la gente inútil, pero Suchet, para no desaprovechar la ocasion de acabar en breve el sitio, empezó desde luego a tirar bombas, las cuales, cayendo sobre tantas personas apiñadas en reducido espacio, causaron en poco tiempo el mayor estrago. Blandeando el ánimo de García Conde con los lamentos de mugeres, niños y ancianos, y forzado hasta cierto punto Entran los franpor la junta corregimental que creia que nada imporces:s en Lérida y rindese su casti-llo. taba la defensa del castillo si la ciudad perecia, capituló el 14, habiendo los franceses concedido a la

guarnicion los honores de la guerra. Ejemplo que siguió el fuerte

de Garden. Pérdida sensible la de Lérida, conquista que abria á los invasores las comunicaciones entre Aragon y Cataluña.

Tachóse á García Conde de traidor, opinion que adquirió crédito con haber despues abrazado el partido del gobierno intruso. Lo cierto es que era hombre de limitados alcances, y juzgamos que su conducta mas bien dimanó de esto y de fatal desdicha que de premeditada maldad.

Por entonces, para que las desgracias vinieran junde las Medas. Por entonces, para que las desgracias vinieran juntas, ocuparon tambien los franceses el fuerte de la isla de las Medas al embocadero del Ter, puesto importante malamente entregado por el gobernador español Don Agustin Cailleaux.

Asi iban de caida las cosas de Cataluña. no habiendo acontecido en lo restante de mayo y en el inmediato junio sino acometidas parciales de somatenes y guerrilleros que siempre hostigaban al enemigo. Don Enrique Odonell molestado de sus heridas dejó por unos pocos dias su puesto á Don Juan María de Villena. Contaba el ejército á pesar de sus pérdidas 21,798 hombres, inclusas las guarniciones de las plazas, entre las que Tarragona se miraba como la base de las operaciones. En esta ciudad volvió Odonell á empuñar el 1º de julio el baston del mando con objeto de instalar alli el 17 del mismo mes un congreso catalan que de nuevo habia convocado para reanimar el espíritu algo abatido de los naturales, y buscar medio de oponerse con fuerza el mariscal Macdonald, quien daba muestras de obrar activamente.

Por su parte el general Suchet terminada la expedicion de Lérida pensó en poner sitio á la plaza de Mequinenza. Mientras duró el de la primera hubo muchos y parciales combates, ya en las comarcas septentrionales de Cataluña que lindan con Aragon, y ya en Aragon mismo. Aqui hizo contra los franceses de Alcañiz una tentativa infructuosa Don Francisco de Palafox destinado por la regencia á aquellas partes, siendo mas afortunado Don Pedro Villacampa en una sorpresa que dió el 13 de mayo á los enemigos en Purroy partido de Calatayud, en donde cogió al comandante Petit con un convoy y mas de 100 hombres.

Las ventajas conseguidas por aquel caudillo irritaron á los franceses, quienes desde el 44 de mayo se pusieron á perseguirle, partiendo de Daroca el general Klopicki. Fuese retirando Villacampa y no paró hasta Cuenca. Siguieron de cerca sú huella los enemigos sin llegar á aquella ciudad, pero dejando rastra de su paso en Molina y demas pueblos del camino. Diversos choques de menor importancia acaecieron tambien en otros puntos de Aragon: porfiado pelear que cansaba sobremanera á los franceses.

Del 15 al 20 de mayo embistió el general Musnier la plaza de Mequinenza, importante por su situacion y necesaria para enseñorear el Ebro. Villa esta de 1500 vecinos

estriba su principal defensa en el castillo, antigua casa fuerte de los marqueses de Aytona, colocado en lo alto de una elevada montaña de áspera é inaccesible subida por todos lados, excepto por el de poniente que se dilata en planicie, cuyo frente amparan un camino cubierto, foso y terraplen abaluartado revestido de mampostería. Guarnecian la plaza 1200 hombres. Gobernábala como antes el coronel Don Manuel Carbon, y dirigia la artillería Don Pascual Antillon, ambos oficiales muy distinguidos.

No tenia el castillo otros aproches sino los que ofrecia á la parte occidental la planicie mencionada, y no era cosa fácil traer hasta ella artillería. Pronto discurrió la diligencia francesa medio de conseguirlo, abriendo desde Torriente y por la cima de las montañas un camino que viniese á dar al punto indicado. Tuvieron los enemigos concluida su obra el 1º de junio, y en el intermedio no descuidaron tomar en rededor y en ambas orillas del Ebro, y en las del Segre su tributario, los puestos importantes.

La toman los franceses. la saquearon y prendieron fuego á muchas casas. Las tropas se refugiaron en el castillo. El gobernador resistió alli cuanto pudo los ataques de los franceses, mas arruinadas ya las principales defensas, y no habiendo abrigo alguno contra los fuegos enemigos, se entregó el 8 quedando la guarnicion prisionera de guerra.

La víspera de la rendicion habia llegado á Mequinenza el general Suchet, quien deseando sacar de su triunfo la Toman lam mayor ventaja, despachó dos horas despues de la enterga al general Montmarie para que se apoderase del castillo de Morella, lo que ejecutó dicho general sin obstáculo el 13 de junio. Posesion, que aunque no tan importante como la de Mequinenza, éralo bastante por estar situado aquel fuerte en los confines de Aragon y Valencia, y porque asi iban los franceses preparándose á nuevas empresas, y afianzaban poco á poco y de un modo sólido su dominacion.

No obstante hallábase esta lejos de arraigarse. Los pueblos continuaban casi por todas partes haciendo guerra á muerte á los invasores, y la isla gaditana, punto céntrico de la resistencia, no solo mantenia la llama sagrada del patriotismo, sino que la fomentaba procurando ademas acrecer y mejorar en su recinto las fortificaciones.

De nada influyó para no llevar adelante semejante propósito la pérdida de Matagorda acaecida el 22 de abril. Situado aquel castillo no lejos de la costa del Caño del Trocadero, sostuviéronle con tenacidad los ingleses encargados de su defensa, y solo le abandonaron ya convertido en ruinas. Luego mostró la experiencia lo poco que sus fuegos perjudicaban á las comunicaciones por agua y sus proyectiles á la plaza.

El mismo dia de la evacuacion del mencionado fuerte fondeó

en bahía viniendo del reino de Murcia Don Joaquin Blake, nombrado por la regencia para suceder al de Alburquerque en el mando de la isla gaditana, cuyas fuerzas, sin contar las de los aliados ni la milicia armada, ascendian de 17 á 18,000 hombres, engrosado el ejército con los dispersos y reliquias que de la costa aportaban, y con puevos alistados que acudian hasta de Galicia. A la llegada de Blake consideróse dicho ejército como parte integrante del denominado del centro, que se alojaba en el reino de Murcia, repartiéndose entre ambos puntos las divisiones en que se distribuia.

El consejo de regencia trasladóse el 29 de mayo diz la regencia. de la isla de Leon á Cádiz, y escogió para su morada el vasto edificio de la aduana. Se le reunió por aquellos dias el obispo de Orense que no habia hasta el 26 arribado al puerto, retardado su viage por la distancia, ocupaciones diocesanas y malos tiempos.

Varan en la a dos pontones de prisione-

ñoneras.

En este mes nada muy importante en lo militar avino en Cádiz, sino el haber varado en la costa de enfrente los pontones Castilla y Argonauta llenos de prisioneros franceses. Aprovecháronse los que estaban á bordo del primero de un furioso huracan que sopló en la noche del 15 al 16 para desamarrar el buque y dar á la costa; eran unos 700, los mas oficiales. Imitaronlos el 26 los del Argonauta 600 en número, sin que pudiesen estorbar su desembarco nuestras baterías y ca-

Con este motivo han clamoreado muchos extran-Trato de estos. geros, y, lo que es mas raro, ingleses, contra el mal trato dado á los prisioneros, y sobre todo contra la dureza de mantenerlos tanto tiempo en la estrechura de unos pontones. Nos lastimamos del caso y reprobamos el hecho, pero ocupadas ó invadidas á cada paso las mas de nuestras provincias, imposible era para custodia de aquellas buscar dentro de la península parage seguro y acomodado. La Gran Bretaña libre y poderosa permitió tambien que en pontones gimiesen largos años sus muchos prisioneros. Quisiéramos que nuestro gobierno no hubiese seguido tan deplorable ejemplo, dando asi justa ocasion de censura á ciertos historiadores de aquella nacion tan prontos á tachar excesos de otros como lentos en advertir los que se cometen en su mismo suelo.

El gobierno español sin embargo habia resuelto learea, su trate suavizar la suerte de muchos de aquellos desgraciados, enviando á unos á las islas Canarias y á otros á las Baleares. Dichosos los primeros, no cupo á los últimos igual ventura. Alborotados contra ellos los habitantes de Mallorca y Menorca á causa de la relacion que de las demasías del ejército francés les venia de la península, necesario fue conducirlos á la isla de Cabrera, siendo al embarco maltratados muchos y aun algunos muertos. Aquella isla al sur de Mallorca, si bien de sano temple y no escasa de manantiales, estaba solo poblada de árboles bravíos sin otro albergue mas que el de un castillo. Suministráronse tiendas á los prisioneros, pero no las bastantes para su abrigo, como tampoco instrumentos con que pudiesen suplir la falta de casas fabricando chozas. Unos 7000 de ellos la ocuparon, y llegó á colmo su miseria, careciendo á veces hasta del preciso sustento, ora por temporales que impedian ó retardaban los envíos, ora tambien por flojedad y descuido de las autoridades. Feo borron que no se limpia con haber en ello puesto al fin las córtes conveniente remedio, ni menos con el bárbaro é inhumano trato que al mismo tiempo daba el gobierno francés a muchos gefes é ilustres españoles sumidos en duras prisiones y castillos, pues nunca la crueldad agena disculpó la propia.

Entre tanto el gobierno español no solo atendió necisienta en las en su derredor á la defensa de la isla gaditana, sino andalucias. Que tambien pensó en divertir la atencion del enemigo, molestándole en las mismas Andalucías y provincias aledañas. Dos de los puntos que para ello se presentaban mas cercanos é importantes eran al ocaso el condado de Niebla, y al levante la serranía de Ronda. El primero ademas de ser tierra costanera, y en partes montuosa, respaldábase en Portugal, para cuya invasion tenian los enemigos que prepararse de intento; y por lo que respecta de Ronda favorecia sus operaciones y alzamiento la vecina é inexpugnable plaza de Gibraltar, depósito de grandes recursos, principalmente de pertrechos de guerra.

La regencia, para dar mayor estímulo á la defensa, condado de Miencargó el mando de aquellos distritos á gefes de su confianza. Para el condado escogió á Don Francisco de Copons y Navia que permanecia en Cádiz despues que en febrero arribó alli con su division. Partió pues el general nombrado, y el 14 de abril tomó el mando de aquel pais, muy trabajado con las vejaciones del enemigo, y solo defendido por unos 700 hombres remanente de cuerpos dispersos ó situados en otras partes. Procuró Copons unir y aumentar esta masa bastante informe, recoger los caudales públicos, mantener libre la comunicacion de la costa con Cádiz, y hostigar con frecuencia á los franceses. Consiguió su objeto si bien con suerte varia, teniendo á veces que replegarse á Portugal.

Del lado de Ronda la resistencia fue mayor, mas empeñada y duradera. Partido occidental esta serranía de la provincia de Málaga y cordillera de montes elevados que arrancan desde cerca de Tarifa extendiéndose al este, se compone de muchos pueblos ricos en producciones y dados al contrabando à que los cenvida la vecindad de Gibraltar. Sus moradores avezados à prohibido tráfico conocen á palmos el terreno, sus angostu-

ras y desfiladeros, sus cuevas las mas escondidas, y teniendo á cada paso que lidiar con los aduaneros y las tropas enviadas en persecucion suya, estan familiarizados con riesgos que son imágen de los de la guerra. Empléanse las mugeres en los trabajos del campo, y en otros no menos penosos inherentes á la profesion de los hombres, y asi son de robustos miembros y de condicion asemejada á la varonil. Llena pues de brios poblacion tan belicosa, y previendo los obstáculos que recrecerian á su comercio si los franceses afianzaban su imperio, rehusó someterse al yugo extrangero.

Ya dieron aquellos habitantes señales de desasosiego al tiempo de la ocupacion de Sevilla. José pensó que los tranquilizaria con su presencia y discursos, para lo cual pasó a Ronda antes de concluir febrero. Satisfecho quizá de su excursion, ó temiendo mas bien otras resultas, no se detuvo alli muchos dias, dejando solamente alguna fuerza y un gobernador con extensas facultades. Pero la autoridad del francés redújose pronto á estrechos límites, ciñéndola á la ciudad la insurreccion de los serranos. Acaudillaron á estos varias cabezas, siendo uno de los que mas promovieron al alzamiento Don Andres Ortiz de Zárate, que los naturales denominaron el Pastor.

El consejo de regencia por su lado envió de comandante al campo de San Roque, cuyas líneas en frente de Gibraltar se habian destruido de acuerdo con el gobernador inglés Campbell, á Don Adrian Jácome con encargo de recoger los dispersos y de soplar el fuego en la serranía. Hombre Jácome pacato é irresoluto de poco sirvió á la buena causa. Afortunadamente los serranos siguiendo los ímpetus de su propio intento solian á veces obrar con mas acierto que algunos gefes que presumian de entendidos.

Al ánimo de aquellos debióse en breve que el levantamiento tomase tal vuelo que ya el 12 de marzo se presentaron numerosas bandas delante de Ronda capitaneadas por Don Francisco Gonzalez. Los franceses viendo el tropel de gente que venia sobre ellos, evacuaron de noche la ciudad y se retiraron á Campillos. Penetraron luego los paisanos por las calles de Ronda, y comenzó gran desórden, y aun hubo pillage y otros destrozos. Contuviéronlos algun tanto patriotas de influjo que llegaron oportunamente.

A poco se reforzaron tambien los enemigos con tropa que llevó de Málaga el general Peyremont, y el 21 recobraron á Ronda. No permaneció alli largo tiempo dicho general, pues entrada en su ausencia por los paisanos la ciudad de Málaga tuvo que volar á su socorro. La guerra continuó por toda la sierra sin que los franceses pudiesen solos dar un paso, y no trascurriendo dia en que sus puestos no fuesen inquietados. Formóse en Jimena una junta y nombró el gobierno comandante del distrito á Don José Serrano Valdenebro, bajo la inspeccion de Don Adrian Jácome. Creciendo

los gefes crecieron los zelos y las competencias, y se suscitaron trastornos y mudanzas.

Por tristes que fuesen tales ocurrencias inevitables Don José Roen guerra de esta clase, no por eso se cedia en la lu- mero: accion nocha, llevando á cumplido remate proezas que recuerdan las del tiempo de la caballería. Fue una de las mas memorables la que avino en Montellano, pueblo de 4000 habitantes inmediato á la sierra. Era alcalde Don José Romero, y ya el 14 de abril al frente del vecindario habia repelido de sus calles á 300 franceses. Tornaron estos el 22 reforzados con otros 1000 para vengar la primera afrenta. Encontraron á su paso obstáculos en Grazalema; pero llegando al fin á Montellano tuvieron alli que vencer la braveza de los moradores, lidiando con ellos de casa en casa. Impacientados los franceses de tamaña obstinacion recurrieron al espantoso medio de incendiar el pueblo. Redujéronle casi todo él á pavesas, excepto el campanario en que se defendian unos cuantos paisanos y la casa de Romero. Este varon tan esforzado como Villadrando, haciendo de sus hogares formidable palenque y ayudado de su muger y sus hijos, continuó por mucho tiempo con terrible puntería causando fiero estrago en los enemigos, y tal que no atreviéndose ya estos á acercarse resolvieron derribar á canonazos paredes para ellos tan fatales. Grande entonces el aprieto de Romero, inevitable fuera su ruina si no le salvára de ella la repentina retirada de los franceses, que se alejaron temerosos de gente que acudia de Puerto Serrano y otras partes. Libre Romero á duras penas pudo arrancársele de los escombros de Montellano. respondiendo á las instancias que se le hacian : « Alcalde de esta 💞 « villa, este es mi puesto. »

Imitaban al mismo tiempo en Tarifa la conducta de los serranos. No habian los enemigos ocupado antes esta plaza situada en el extremo meridional de España, contentándose con sacar de ella raciones en una ocasion en que se aproximaron á sus muros. Pudieran entonces haberla fácilmente tomado, pero no juzgaron prudente exponerse á ello sin mayores fuerzas. Los españoles despues aumentaron los medios de defensa, y aun vinieron en su ayuda algunos ingleses mandados por el mayor Brown. Ignorábanlo los franceses, y el 21 de abril intentaron entrar la plaza de rebate. Salióles mal la empresa rechazados con pérdida por el paisanage y sus aliados.

Vemos asi cuanto distraian á los franceses las conmociones é incesante guerrear de los puntos mas inmediatos á Cádiz. Tampoco se los dejaba tranquilos en otros mas distantes de las mismas Andalucías, ya por la parte de Murcia en que permanecia el ejército del centro, ya por la de Extremadura en que estaba el de la izquierda.

Puesto aquel á últimos de enero, segun queda referido, bajo

las órdenes del general Blake, fue creciendo y discitro en Murcia. plinándose en cuanto las circunstancias lo permitian,
y fomentó con su presencia partidas que se levantaron en las montañas del lado de Cazorla y Ubeda, y en las Alpujarras.

A principios de marzo Don Joaquin Blake con motivo de la entrada de Suchet en el reino de Valencia, movióse hácia aquella parte; mas enterado luego de la retirada de los franceses retrocedió á sus cuarteles, volviendo á unirse al general Freire, á quien con alguna tropa habia dejado en la frontera de Granada. Entonces fue cuando Blake recibió la órden de pasar á la isla, quedando en ausencia suya Don Manuel Freire al frente del ejército, cuya fuerza constaba de 12,000 infantes y cerca de 2000 caballos con 14 piezas de artillería.

Hizo á poco una correría la vuelta de aquel punto el general Sebastiani acompañado de 8000 hombres. Enderezóse por Baza á Lorca, y Freire se replegó sobre Alicante, metiendo en Cartagena la 3º division de su ejército al mando de Don Pedro Otedo. Los franceses se adelantaron sin oposicion, y el 23 de abril se posesionaron de la ciudad de Murcia, siendo aquella la vez primera que pisaban su suelo. Los vecinos de mas cuenta y las autoridades se habian ausentado la víspera. Sebastiani anunció á su entrada que se respetarian las personas y las propiedades; pero no se conformó su porte con tan solemnes promesas.

En la mañana del 24 fue á la catedral, y despues de mandar que se llevase preso á un canónigo revestido con su trage de coro hizo que se interrumpiesen los divinos oficios, obligando al cabildo eclesiástico á que inmediatamente se le presentase en el palacio episcopal. Provenia su enojo de que no se le hubiese cumplimentado al presentarse en la iglesia. Maltrató de palabra á los canónigos, y ordenó que en el término de dos horas le entregasen todos sus fondos. Pidiéndole el cabildo que por lo menos alargase el plazo á cuatro horas, respondió altaneramente: α Un conquistador no deshace lo que una vez manda. »

Con no menos despego y altivez trató Sebastiani á los individuos de un ayuntamiento que se habia formado interinamente. Reprendióles por no haberle recibido con salvas de artillería y repique de campanas, imponiendo al vecindario en castigo 100,000 duros, suma que á muchos ruegos rebajó á la mitad. Tomaron ademas el general francés y los suyos, no contando las raciones y otros suministros, todo el dinero de los establecimientos públicos, y la plata y alhajas de los conventos, sin que se libertasen del saqueo varias casas principales.

Esta correría ejecutada, al parecer, mas bien con intento de esquilmar el reino de Murcia, aun intacto de la rapacidad enemiga, que de afianzar el imperio del intruso,

fue muy pasagera. El 26 del mismo abril ya todos los franceses habian evacuado la ciudad, y bien les vino empezando á reinar grande efervecencia en la huerta y contornos. Idos los invasores se ensañaron los paisanos en las personas y haciendas de los que graduaron de afectos á los enemigos, y mataron al corregidor interino Don Joaquin Elgueta, el cual habia tambien corrido gran peligro de parte de los franceses queriendo amparar á los vecinos. ¡Tristo y no merecida suerte! Mejor hubieran los murcianos empleado sus puños en defenderse contra el comun enemigo, que haberse manchado con la sangre inocente de sus conciudadanos.

Envió despues Freire la caballería y algunos in-Partidas fantes á la frontera de Granada, quedándose él en casoria y de Alpujarras. Elche. Con tal apoyo volvieron á fomentarse las partidas por el lado de Cazorla, y por el opuesto de las Alpujarras, y hubo muchos reencuentros entre ellas y cuerpos destacados del enemigo, compuestos de 200 á 400 hombres. La conducta de algunas tropas francesas contribuia tambien no poco á la irritacion de los habitantes, habiéndose mostrado feroces en Velez Rubio y otros pueblos, por lo que los vecinos defendian sus hogares de consuno, tocando á rebato y á manera de leones bravos. En las Alpujarras ásperas pero deliciosas sierras, y en cuyas vertientes á la mar se dan las producciones del trópico, señaláronse varios partidarios como Mena, Villalobos, García y otros, aspirando los moradores, como ya en su tiempo decia Mármol, á que se les tuviese por invencibles.

Andaba tambien á veces la guerra bastante viva en la parte de las Andalucías que linda con Extremadura. La junta de Badajoz, luego que Mortier se retiró el 12 de febrero de enfrente de la plaza, puso gran conato en derramar guerrillas hácia el reino de Sevilla y riberas del Tajo. Caminó luego hácia las del Guadiana desde San Martin de Trevejos el ejército de la izquierda, excepto la division de la Carrera que quedó apostada para impedir las comunicaciones entre Extremadura y el pais, allende la sierra de Baños. Este ejército, unido á la fuerza que habia en Badajoz, constaba de unos 26,000 infantes y de mas de 2000 hombres de caballería, la mitad desmontados. El marqués de la Romana le distribuyó colocando en su iz-Romana, quierda cerca de Castello de Vide y en Alburquerque dos divisiones al mando de Don Gabriel de Mendizabal y de Don Cárlos Odonell (hermano de Don Enrique) una, y su cuartel general en Badajoz mismo, y otras dos á su derecha en Olivenza y camino de Monasterio á las órdenes de los generales Ballesteros. Ballesteros y Senen de Contreras. Servia de arrimo al ejército de Romana, ademas de Badajoz, la plaza de Yelbes y otras no tan importantes que guarnecen ambas fronteras española y portuguesa, en donde tambien habia una division aliada que regia el general Hill. Se trabaron asi de ambas partes continuos choques, ya que no batallas, y en algunos sostuvieron los españoles con ventaja la gloria de nuestras armas. Ballesteros por la derecha fue quien mas lidió, siendo notables los combates de 25 y 26 de marzo en Santa Olalla y el Ronquillo, los del 15 de abril y 26 de mayo en Zalamea y Aracena, junto con los de Burguillos y Monasterio que se dieron al finalizar junio; todos contra las tropas del mariscal Mortier. Era el principal campo de Ballesteros y su acogida el pais montuoso que se eleva entre Extremadura, Portugal, y reino de Sevilla, desde donde igualmente se daba la mano con los españoles del condado de Niebla. Sus servicios fueron dignos de loa, si bien á veces ponderaba sobradamenle sus hechos.

Don Cárlos Odonell no dejaba tampoco de hostigar Don Carlos Odoal enemigo por el lado izquierdo. Tenia alli que habérselas con el 2° cuerpo á cargo del general Reynier, quien en principios de marzo, viniendo del Tajo, sentó sus reales Varias refriegas. en Mérida. Se escaramuzó con frecuencia entre unos y otros, y Reynier tambien hacia correrías contra las demas divisiones españolas, formalizándose en ocasiones las refriegas. Tal fue la que se trabó en 5 de julio entre él y los gefes Imaz y Morillo en Jerez de los Caballeros : los españoles se defendieron desde por la mañana hasta la caida de la tarde, y se retiraron con órden cediendo solo al número. Permaneció Reynier en aquellas partes hasta el 12 de julio, en cuyo tiempo repasó el Tajo aproximándose á los cuerpos de su nacion que iban á emprender, camino de Ciudad Rodrigo, la conquista de Portugal. Observóle en su marcha, moviéndose paralelamente, la division del general Hill.

Siguió haciendo siempre la guerra en el mediodia de Extremadura el cuerpo del mariscal Mortier; mas este gefe disgustado con Soult anhelaba por alejarse, y aun pidió licencia para volver a Francia.

\*\*Decreto de Soult\*\* Molestaba la pertinaz resistencia de los españoles al de 9 de mayo:

\*\*mariscal\*\* Soult en tanto grado que con nombre de reglamento dió el 9 de mayo un decreto ageno de naciones cultas. En su contexto notábase, entre otras bárbaras disposiciones, una que se aventajaba á todas concebida en estos términos: «No « hay ningun ejército español fuera del de S. M. C. Don José « Napoleon; asi todas las partidas que existan en las provincias,

- « cualquiera que sea su número y sea quien fuere su comandante, « serán tratadas como reuniones de bandidos... Todos los indivi-
- « duos de estas compañías que se cogieren con las armas en la
- « mano serán al punto juzgados por el preboste y fusilados; sus
- « cadáveres quedarán expuestos en los caminos públicos. »

Asi queria tratar el mariscal Soult á generales y oficiales, asi á soldados, cuyos pechos quizá estaban cubiertos de honrosas cicatrices, asi á los que vencieron en Bailen y Tamames, confundién-

dolos con foragidos. La regencia del reino tardó algun tiempo en darse por entendida de tan feroz decreto con la esperanza de que nunca se llevaria á efecto. Pero víctima de él algunos españoles, publicó al fin en contraposicion otro en 16 de agosto, expresando que por cada español que asi pereciese, se ahorcarian tres franceses; y que «mien-« tras el duque de Dalmacia no reformase su sanguinario decreto. . « seria considerado personalmente como indigno de la proteccion « del derecho de gentes , y tratado como un bandido si cayese en « poder de las tropas españolas. » Dolorosa y terrible represalia , pero que contuvo al mariscal Soult en su desacordado enojo.

Entibiaban tales providencias las voluntades aun de los mas afectos al gobierno intruso, coadyuvando tambien á ello en gran manera los yerros que Napoleon prosiguió cometiendo en su aciaga empresa contra la península. De los mayores por aquel tiempo fue un decreto que dió en 8\* de febrero, segun el cual se establecian en varias provincias de España gobiernos militares. Encubríase el verdadero intento so capa de que, careciendo de energía la administracion de José, era preciso emplear un medio directo para sacar los recursos del pais, y evitar asi la ruina del erario de Francia, exhausto con las enormes sumas que costaba el ejército de España. Todos empero columbraron en semejante resolucion el pensamiento de incorporar al imperio francés las provincias de la orilla izquierda del Ebro, y aun otras si las circunstancias lo permitiesen.

El tenor mismo del decreto lo daba casi á entender. Cataluña, Aragon, Navarra y Vizcaya se ponian bajo el gobierno de los generales franceses, los cuales, entendiéndose solo para las operaciones militares con el estado mayor del ejército de España, debian « en « cuanto á la administracion interior y policía, rentas, justicia, « nombramiento de empleados y todo género de reglamentos, en « tenderse con el emperador por medio del príncipe de Neuchâtel, « mayor general. » Igualmente los productos y rentas ordinarias y extraordinarias de todas las provincias de Castilla la Vieja, reino de Leon y Asturias, se destinaban á la manutencion y sueldos de las tropas francesas, previniéndose que con sus entradas hubiera bastante para cubrir dichas atenciones.

Ya que tales providencias no hubiesen por sí mostrado á las claras el objeto de Napoleon , los procedimientos de este á la propia sazon respecto de otras naciones de Europa probaban con evidencia que su ambicion no conocia límites. Los estados del papa en virtud de un senado-consulto se unieron á la Francia , declarando á Roma segunda ciudad del imperio, y dando el título de rey suyo al que fuese heredero imperial. Debian ademas los emperadores franceses coronarse en adelante en la iglesia de San Pedro, despues de ha-

berlo sido en la de Notre-Dame de Paris. El senado-consulto estentoso en sus términos anunciaba el renacimiento del imperio de occidente, y decia: « Mil años despues de Carlo-Magno se acuñará una a medalla con la inscripcion Renovatio imperii. » Agregose tambien á la Francia en este año la Holanda aunque regida por un hermano de Napoleon, y ocupó su territorio un ejército francés, imaginando el emperador en su desvarío, pues no merece otro nombre, que paises tan diversos en idioma y costumbres, tan distantes unos de otros, y cuya voluntad no era consultada para tan monstruosa asociacion, pudieran largo tiempo permanecer unidos á un imperio cimentado solo en la vida de un hombre.

En España muy en breve se empezaron á sentir las consecuencias del establecimiento de los gobiernos militares. Procuró ocultar aquella medida en tanto que pudo el gabinete de José conociendo su mal influjo. Los generales franceses aun en las provincias no com-

prendidas en el decreto «dispusieron luego a su arbitrio\* ( \* Ap. n. 6.) « (como afirman Azanza y Ofarrill), ó sin otra depen-

- « dencia directa que la del emperador, de todos los recursos del a pais. Por consecuencia de esto las facultadades del rey José
- « (añaden los mismos) fueron disminuyendo hasta quedarse en
- una mera sombra de autoridad. »

Sumamente incomodó á José la inoportuna y arbi-Inutil embajada A Paris de Azan- traria resolucion de su hermano, concebida en menoscabo de su poder y aun en desprecio de su persona. Trastornáronse tambien los ánimos de los españoles, sus adherentes, quienes ademas de ver en tal desacuerdo la prolongacion de la guerra, dolíanse de que España pudiese como nacion desaparecer de la lista de las de Europa. Porque entre los de este bando no obstante sus compromisos conservaban muchos el noble deseo de que su patria se mantuviese intacta y floreciente.

Menester pues era que por parte de ellos se pusiese gran conato en que el emperador revocase su decreto. Creyeron asi oportuno enviar á Paris una persona escogida y de toda confianza, y nadie les pareció mas al caso que Don Miguel José de Azanza, conocido de Napoleon ya en Bayona, y ministro de genio suave y de indole conciliadora\*. Hemos leido la correspondencia ( \* Ap. n. 7. ) que con este motivo siguió Azanza, y nada mejor que ella prueba el desden y desprecio con que trataba al de Madrid el gabinete de Francia.

En principios de mayo llegó á Paris como embajador extraordinario el mencionado Don Miguel. Tardó en presentar sus credenciales, y á mediados de junio de vuelta ya Napoleon desde 1º del mes de un viage á la Bélgica, no habia aun tenido el ministro español ocasion de ver al emperador mas que una vez cuando le presentaron. Pasados algunos dias mirábase Azanza como

( Ap. n. 8. ) muy dichoso solo porque ya le hablaban\* (son sus palabras). Satisfaccion poco duradera y de ninguna resulta. Prolóngó su estancia en Paris hasta octubre, y nada logró, como tampoco el marqués de Almenara que de Madrid corrió en su auxilio por el mes de agosto. Hubo momentos en que ambos vivieron muy esperanzados; hubo otros en que por lo menos creyeron que se daria á España en trueque de las provincias del Ebro el reino de Portugal: ilusiones que al fin se desvanecieron diciendo Azanza al rey José en uno de sus últimos oficios (24 de setiembre)\*: « El duque de Cadore (Champagny) en una

« conferencia que tuvimos el miércoles nos dijo expresamente que « el emperador exigia la cesion de las provincias de mas acá del

« Ebro por indemnizacion de lo que la Francia ha gastado y gas-

tara en gente y dinero para la conquista de España. No se trata

« de darnos á Portugal en compensacion. El emperador no se con-

« tenta con retener las provincias de mas acá del Ebro, quiere que

« le sean cedidas. »

Fuéronse por lo mismo estas organizando a la manera de Francia en cuanto permitian las vicisitudes de la guerra, y cierto que la providencia de su incorporacion al imperio se hubiera mantenido inalterable si las armas no hubieran trastrocado los designios de Napoleon. Suerte aquella fácil de prever despues de los acontecimientos de Bayona en 1808, segun los cuales, y atendiendo á la ambicion y poderío del emperador de los franceses, necesariamente el gobierno de José, privado de voluntad propia, tenia que sujetarse á fatal servidumbre de nacion extraña.

En una de las primeras cartas de la citada correspondencia \* de Don Miguel de Azanza, háblase de un suceso que por entonces hizo gran ruido en Francia, y cuyo relato tambien es de nuestra incumbencia. Fue pues una tentativa hecha en vano para que pudiese el rey Fernando escaparse de Valencey. Habíanse propuesto varios de estos planes al gobierno español, los cuales no adoptó este por inasequibles, ó por lo menos no tuvieron resulta. En la actual ocasion tomó orígen semejante proyecto en el gabinete británico, siendo móvil y principal actor el baron de Kolly, empleado ya antes en otras comisiones secretas. Muchos han tenido á este por irlandés, y asi lo declaró él mismo; pero el general Savary bien enterado de tales negocios nos ha asegurado que era francés y de la Borgoña.

Kolly pasó à Inglaterra para ponerse de acuerdo con aquel ministerio, del que era individuo el marqués de Wellesley, despues de su vuelta de España. Diéronsele à Kolly los medios necesarios para el logro de su empresa y papeles que acreditasen su persona y comprobasen la veracidad de sus asertos. Desembarcó en la bahía de Quiberon, acercándose tambien à la costa una escuadrilla inglesa destinada à tomar à su bordo

á Fernando. En seguida partió Kolly á Paris para dar comienzo á la ejecucion de su plan, de dificil éxito, ya por la extrema vigilancia del gobierno francés, ya por el poco ánimo que para evadirse tenian el rey y los infantes.

No hemos hablado de aquellos príncipes despues Vida de los de su confinamiento en Valencey. Su estancia no habia hasta ahora ofrecido hecho alguno notable. Apenas en su vida diaria se habían desviado de la monótona y triste que llevaban en la córte de España. Divertíanse á veces en obras de manos, particularmente el infante Don Antonio, muy aficionado á las de torno, y de cuando en cuando la princesa de Talleyrand los distraia con saraos ú otros entretenimientos. No les agradaba mucho la l'ectura, y como en la biblioteca del palacio se veian libros que, en el concepto del citado infante, eran peligrosos, permanecia este continuamente en acecho para impedir que sus sobrinos entrasen en aposentos henchidos á su entender de oculta ponzoña. Asi nos lo ha contado el mismo príncipe de Talleyrand. Salian poco del circuito del palacio y las mas veces en coche, llegando á punto la desconfianza de la policía francesa que con tretas indignas de todo gobierno casi siempre les estorbaba el ejercicio de á caballo.

La familia que los acompañó en su destierro antes de cumplirse el año fue separada de su lado, y confinados algunos de sus individuos á varias ciudades de Francia, entre ellos el duque de San Cárlos y Escoiquiz. Quedó solo Don Juan Amézaga, pariente del último, hombre con apariencias de honrado de ocultos manejos, y harto villano para hacerse confidente y espía de la policía francesa.

En tal situacion y con tantas trabas dificultoso era acercarse á los príncipes sin ser descubierto, y mas que todo llevar á feliz término el proyecto mencionado. Ni tanto se necesitó para que se malograse. Kolly á pocos dias de llegar á Paris fue preso, habiendo sido vendido por un pseudo-realista, y por un tal Richard de quien se habia fiado. Metiéronle en Vincennes el 24 de marzo, y no tardó en tener un coloquio con Fouché ministró de la policía general. Admirábase este de que hombres de buen seso hubiesen emprendido semejante tentativa, imposible (decia) de realizarse, no solo por las dificultades que en sí mismo ofrecia, sino tambien porque Fernando no hubiera consentido en su fuga.

Sin embargo aunque estuviese de ello bien persuadida la policia francesa, quisieron sus empleados asegurarse aun mas, ya fuera para sondear el ánimo de los príncipes, ó ya quizá para tener motivos de tomar con sus personas alguna medida rigorosa. En consecuencia se propuso á Kolly el ir á Valencey, y hablar á Fernando de su proyecto, dorando la

policía lo infame de tal comision con el pretexto de que asi se desengañaria Kolly, y veria cuál era la verdadera voluntad del príncipe. Prometiósele en recompensa la vida y asegurar la suerte de sus hijos. Desechó honradamente Kolly propuesta tan insidiosa é inicua, y de resulta volviéronle á Vincennes donde continuó encerrado hasta la caida de Napoleon, siendo de admirar no pasase mas allá su castigo.

La policía, no obstante la repulsa del baron, no desistió de su intento, y queriendo probar fortuna envió á Valencey al bellaco de Richard, haciéndole pasar por el mismo Kolly. Abocóse primero en 6 de abril con Amézaga el disfrazado espía; mas los príncipes rehusando dar oidos á la proposicion, denunciaron á Richard como emisario inglés, al gobernador de Valencey Mr. Berthemy, ora porque en realidad no se atrevieran á arrostrar los peligros de la huida, ora mas bien porque sospecháran ser Richard un echadizo de la policía. Terminóse aqui este negocio, en el que no se sabe si fue mas de maravillar la osadía de Kolly, ó la confianza del gobierno inglés en que saliera bien una empresa rodeada de tantas dificultades y escollos.

Publicóse en el Monitor con la mira sin duda de Cartas de Ferdesacreditar á Fernando una relacion del hecho acompañada de documentos, y antes en el mismo año se habian ya publicado otros , de que insertamos parte en un apéndice de los libros anteriores. Entre aquellos de que aun no hemos hablado, pareció notable una carta que Fernando habia escrito á Na-(\* Ap. n. 11.) poleon en 6 \* de agosto de 1809 felicitándole por sus victorias. Notable tambien fue otra de 4 \* de abril (\* Ap. n. 12.) de 1810 del mismo príncipe á Mr. Berthemy, en que decia: « Lo que ahora ocupa mi atencion es para mí un objeto » del mayor interes. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de S. M. » el emperador, nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta » adopcion que verdaderamente haria la felicidad de mi vida, tanto » por mi amor y afecto á la sagrada persona de S. M., como por » mi sumision y entera obediencia á sus intenciones y deseos. » No se esparcian mucho por España estos papeles, y aun los que los leian considerábanlos como pérfido invento de Napoleon. A no ser asi i qué terrible contraste no hubiera resultado entre la conducta del rey, y el heroismo de la nacion!

## LIBRO DUODÉCIMO.

Ejército francés que se destina á Portugal. Mariscal Massena general en gefe. — Sitio de Ciudad Rodrigo. — Herrasti su gobernador. — Situacion de Wellington. — Don Julian Sanchez. — Capitula la plaza. — Gloriosa defensa. — Clamores contra los ingleses por no haber socorrido la plaza. — Excursion de los franceses hácia Astorga y Alcañices. — Toman la Puebla de Sanabria. — La pierden. — La ocupan de nuevo. — Campaña de Portugal. — Estado de este reino y de su gobierno. — Plan de lord Wellington. Fuerza que mandaba. — Subsidios que da Inglaterra. — Posicion de · Wellington. - Devastacion del pais. - Lineas de Torres-Vedras. - Dicho de Weilington á Alava. — Preparativos y fuerza de los franceses. — Escaramuzas. Fuerte de la Concepcion. — Combate del Coa. — Sitio de Almeida. Vuélase. — Capitula. — Proscripciones y prisiones en Lisboa. — Temores de los ingleses. — Repliégase Wellington. — Dificultades que tiene Massena. — Aguijale Napoleon. — Empieza Massena la invasion. — Posicion de Wellington y medidas que toma. — Descripcion de valle de Mondego. - Distribucion de los cuerpos de Massena. - Muévese sobre Celórico y Viseo. — Entran sus avanzadas en Viseo. — Continua Wellington su retirada. — Ataca Trant la artillería y equipages franceses. — Detiénese Wellington en Busaco. — Accion de Busaco. — Cruza Massena la sierra de Caramula. — Los franceses en Coimbra. — Condeixa. — Desórdenes en el ejército inglés. — Sorprende Trant á los franceses de Coimbra. — Alcoentre. - Alenquer. - Los ingleses en las líneas. - Massena no las ataca. -Formidable fuerza y posicion de Wellington. - Unesele con dos divisiones Romana. — Moléstase tambien al enemigo fuera de las líneas. — Don Carlos de España. - Situacion crítica de los franceses. - Galicia. - Asturias. — Expediciones de Porlier por la costa. — Extremadura. — Refriega en Cantaelgallo. — En Fuente de Cantos. — Expedicion de Lacy á Ronda. - Al condado de Niebla. — Situacion de esta comarca. — Operaciones en Cádiz. — Fuerza sútil de los enemigos. — Fuerzas de los aliados en Cádiz y la isla. — Blake en Murcia. — Sebastiani se dirige á Murcia. — Medidas que toma Blake. — Se retira Sebastiani. — Insurrecciones en el reino de Granada. - Expedicion contra Fuengirola y Málaga. - Avanza Blake á Granada. — Accion de Baza, 3 de noviembre. — Provincias de levante. — Valencia. — Choques en Morella y Albocaser. — Avanza Caro y se retira. Caro huye de Valencia. — Le sucede Bassecourt. — Cataluña. — Su congreso. — Odonell. — Macdonald. — Convoyes que lleva á Barcelona. — Ejército español de Cataluña. — Intenta Suchet sitiar á Tortosa. — Sus disposiciones. — Salidas de la plaza y combates parciales. — Adelanta Macdonald á Tarragona. — Se retira. — Dificultades con que tropieza. — Avistase en Lérida con Suchet. - Macdonald incomodado siempre por los españoles. — Sorpresa gloriosa de La Bisbal. — Y de varios puntos de la costa. — Guerra en el Ampurdan. — Eroles manda alli. — Campoverde en Cardona. — Otro convoy para Barcelona. — No adelantan los enemigos en el sitio de Tortosa. — Convoyes que van alli de Mequinenza. — Los atacan los españoles. — Carvajal en Aragon. — Villacampa infatigable en guerrear. — Andorra. — Las Cuevas. — Alventosa. — Combate de la Fuensanța. — Nuevos convoyes para Tortosa. — Combațes parciales. Los

capañoles desalojados de Falset. — Movimiento de Bassecourt. — Accion de Ulldecona. - Macdonald socorre á Barcelona y se acerca á Tortosa. - Formaliza el sitio Suchet. — Deja Odonell el mando. — Partidas en lo interior de España. — En Andalucía. — En Castilla la Nueva. — En Castilla la Vieja. — Santander y provincias Vascongadas. — Expedicion de Renovales á la costa Cantábrica. — Navarra. Espoz y Mina. — Córtes. — Remisa la regencia en convocarlas. — Clamor general por ellas. — Las piden diputados de las juntas de provincia. — Decreto de convocacion. — Júbilo general en la nacion. — Dudas de la regencia sobre convocar una segunda cámara. — - Costumbre antigua. — Opinion comun en la nacion. — Consulta la regencia al consejo reunido. — Respuesta de este. — Voto particular. — Consulta del consejo de estado. — No se convoca segunda camara. — Modo de eleccion. - El antiguo de España. - Poderes que se dan á los diputados. - Llámanse á las córtes diputados de las provincias de América y Asia. Eleccion de suplentes. — Opinion sobre esto en Cádiz. — Parte que toma la mocedad. — Enojo de los enemigos de reformas. — Número que acude á las elecciones. — Temores de la regencia. Restablece todos los consejos. — Quiere el consejo real intervenir en las cortes. — No lo consigue. — Señálase el 24 de setiembre para la instalacion de córtes. — Comision de poderes. — Congojosa esperanza de los ánimos.

Proseguian los franceses en su intento de invadir el reino de Portugal y de arrojar de alli al ejército inglés, operacion no menos importante que la de apoderarse de las Andalucías y de mas dificultosa ejecucion, teniendo que lidiar con tropas bien disciplinadas, abundantemente provistas y amparadas de obstáculos que á porfia les prestaban la naturaleza y el arte. Destinaron los franceses para su empresa los cuerpos 6° y 8°, ya en Castilla, y el 2° que luego se les juntó yendo de Extremadura. Formaban los tres un total de

66,000 infantes y unos 6000 caballos. Nombróse para el mando en gefe al duque de Rívoli, el célebre mariscal Massena.

Antes de pisar el territorio portugués, forzoso les era á los franceses no solo asegurar algun tanto su derecha, como ya lo habian practicado metiéndose en Asturias y ocupando siulo de Ciudad á Astorga, sino tambien enseñorearse de las plazas eolocadas por su frente. Ofrecíase la primera á su encuentro Ciudad Rodrigo, la cual, despues de varios reconocímientos anteriores, y de haber hecho á su gobernador inútiles intimaciones, embistieron de firme en los últimos dias del mes de abril.

A la derecha del Agueda y en parage elevado, apenas se puede contar á Ciudad Rodrigo entre las plazas de tercer órden. Circuida de un muro alto antiguo y de una falsabraga, domínala al norte y distante unas 290 toesas el teso llamado de San Francisco, habiendo entre este y la ciudad otro mas bajo con nombre del Calvario. Cuéntanse dos arrabales, el del Puente al otro lado del rio, y el de San Francisco bastante extenso, y el cual colocado al nordeste fue protegido con atrincheramientos: se fortalecieron ademas en su derredor varios edificios y conventos como el de Santo Do-

mingo, y tambien el que se apellida de San Francisco. Otro tanto se practicó en el de Santa Cruz situado al noroeste de la ciudad. y por la parte del rio se levantaron estacadas y se abrieron cortaduras y pozos de lobo. Despejáronse los aproches de la plaza y se construyeron algunas otras obras. Se carecia de almacenes y de edificios á prueba de bomba, por lo que hubo de cargarse la bóveda de la torre de la catedral y depositar alli y en varias bodegas la pólvora, como sitios mas resguardados. La poblacion constaba entonces de unos 5000 habitantes, y ascendia la guarnicion á 5498 hombres, incluso el cuerpo de urbanos. Se metió tambien en la plaza con 240 ginetes Don Julian Sanchez é hizo el servicio de salidas. Era gobernador Don Andres Perez de Her-Herrasti, su gobernador. rasti, militar antiguo, de venerable aspecto, honrado y de gran bizarría, natural de Granada como Alvarez el de Gerona, y que asi como él habia comenzado la carrera de las armas en el cuerpo de guardias españolas.

en el cuerpo de guardias españolas.

Confiaban tambien los defe

Confiaban tambien los defensores de Ciudad Rodrigo en el apoyo que les daria lord Wellington, cuyo cuartel general estaba en Viseo y se adelantó despues á Celórico. Su vanguardia á las órdenes del general Crawfurd se alojaba entre el Agueda y el Coa, y el 19 de marzo en Barba del Puerco hubo entre cuatro compañías suyas y unos 600 franceses que cruzaron el puente de San Felices un reñido choque, en el que si bien sorprendidos al principio los aliados, obligaron no obstante en seguida á los enemigos á replegarse á sus puestos. Unióse en mayo á la vanguardia inglesa la division española de Don Martin de la Carrera apostada antes hácia San Martin de Trevejos.

Viniendo sobre Ciudad Rodrigo apareciéronse los franceses el 25 de abril vía de Valdecarros, y establecieron sus estancias desde el cerro de Matahijos hasta la Casablanca. Descubriéronse igualmente gruesas partidas por el camino de Zamarra, y continuando en acudir hasta junio tropas de todos lados, llegáronse á juntar mas de 50,000 hombres que se componian de los ya nombrados 6º y 8º cuerpos y de una reserva de caballería que guiaban el mariscal Ney y los generales Junot y Montbrun. El primero habia vuelto de Francia y tomado el mando de su cuerpo con la esperanza de ser el gefe de la expedicion de Portugal. Por de mas hubiera sido emplear tal enjambre de aguerridos soldados contra la sola y débil plaza de Ciudad Rodrigo, si no hubiese estado cerca el ejército anglo-portugués.

Tuvo el 6º cuerpo el inmediato encargo de ceñir la plaza : situóse el 8º en San Felices y su vecindad, y se extendió la caballería por ambas orillas del Agueda. Pasóse el mes de mayo ches. por ambas orillas del Agueda. Pasóse el mes de mayo en escaramuzas y choques, distinguiéndose varios oficiales, y sobre todos Don Julian Sanchez. Maravillóse de las buenas disposiciones y valor de este el comandante de la brigada británica Crawfurd que desde Gallegos habia pasado á Ciudad Rodrigo á conferenciar con el gobernador. Era el 17 de mayo, y de vuelta á su campo escoltaba al inglés Sanchez, cuando se agolpó contra ellos un grueso trozo de enemigos. Juzgaba Crawfurd prudente retroceder á la plaza, mas Don Julian conociendo el terreno disuadióle de tal pensamiento, y con impensado arrojo acometiendo al enemigo en vez de aguardarle, le ahuyentó, y llevó salvo á sus cuarteles al general inglés.

Intimaron el 12 de nuevo los franceses la rendicion, y Herrasti sin leer el pliego contestó que excusaban cansarse, pues ahora no trataria sino á balazos.

Los enemigos despues de haber echado dos puentes de comunicacion entre ambas orillas y completado sus aprestos, avivaron los trabajos de sitio al principiar junio.

El 6 verificaron los cercados una salida mandada por el valiente oficial Don Luis Minayo que causó bastante daño á los franceses, é hicieron hoyos en las huertas llamadas de Samaniego en donde se escondian sus tiradores incomodando con sus fuegos á nuestras avanzadas. Continuaron adelantando los franceses sus apostaderos, y á su abrigo en la noche del 15 al 16 de junio abrieron la trinchera que arrancaba en el mencionado teso, y que los enemigos dilataron aunque á costa de mucha sangre por su derecha y por el frente de la plaza. 400 hombres de las compañías de cazadores y el batallon de voluntarios de Avila capitaneados por el entendido y valeroso oficial Don Antonio Vicente Fernandez se señalaron en los muchos reencuentros que hubo sostenidos siempre por nuestra parte con gloria.

Teniendo ya los enemigos el 22 muy adelantadas sus líneas, y de modo que imposibilitaban el maniobrar de la caballería, résolvióse que Don Julian Sanchez saliese del recinto con sus lanceros y se uniese á Don Martin de la Carrera. Ejecutóse la operacion con intrepidez, y el denodado Sanchez á la cabeza de los suyos dirigiéndose á las once de la noche por la dehesa de Marti-Hernando, forzó tres líneas enemigas con que encontró, y matando y atropellando logró gallardamente su intento.

Acometieron los sitiadores en la noche del 23 el arrabal de San Francisco y en especial los conventos de Santo Domingo y Santa Clara, pero fueron rechazados. Lo mismo practicaron en el arrabal del Puente si bien tuvieron igual ó semejante suerte. A la verdad no fueron estos sino simulados ataques.

Apareció como verdadero el que dieron contra el convento de Santa Cruz situado segun queda dicho al noroeste de la plaza. Cercáronle en efecto por todos lados de noche, escalaron las tapias de su frente, y quemando la puerta principal se metieron en la iglesia á cuyas paredes aplicaron camisas embreadas. Pensaron en seguida asaltar el cuerpo del edificio en donde se alojaba la tropa

que guarnecia el puesto y que constaba de 100 soldados á las órdenes de los capitanes Don Ildefonso Prieto y Don Angel Castellanos. Los defensores repelieron diversas acometidas, y habiendo de antemano y con maña practicado una cortadura en la escalera de subida, al trepar por ella con esfuerzo los granaderos franceses quitaron los nuestros unos tablones que cubrian la trampa y caveron los acometedores precipitados en lo hondo, en donde perecieron miserablemente, junto con un brioso oficial que los capitaneaba, el sable en una mano y en la otra una hacha de viento encendida. Duró la pelea cerca de tres horas, firmes los españoles aunque rodeados de enemigos y casi chamuscados con las llamas que consumian la iglesia contigua. Recelosos los franceses con lo acaecido en la escalera, no osaban penetrar dentro, y al fin fatigados de tal porfía y expuestos tambien al fuego continuo de la plaza se retiraron dejando el terreno bañado en sangre. Honraron á nuestras armas con su defensa las tropas del convento de Santa Cruz: fue su accion de las mas distinguidas de este sitio.

Ocupados hasta ahora los franceses en los ataques exteriores y en sus preparativos contra la plaza, molestados asimismo y continuamente por los sitiados, y prevenidos á veces en sus tentativas, no habian aun establecido sus baterías de brecha. Atrasó tambien las operaciones el haberse retardado la llegada de la artillería gruesa detenida en su viage á causa del tiempo que lluviosísimo puso intransitables los caminos.

Por fin listos ya los franceses descubrieron el 25 de junio 7 baterías de brecha coronadas de 46 cañones, morteros y obuses que con gran furia empezaron á disparar contra la ciudad balas, bombas, y granadas. Se extendia la línea enemiga desde el teso de San Francisco hasta el jardin de Samaniego.

Respondió la plaza con no menor braveza, acudiendo en ayuda de la tropa el vecindario sin distincion de clase, edad ni sexo. Entre las mugeres sobresalió una del pueblo de nombre Lorenza, herida dos veces, y hasta dos ciegos, guiado uno por un perro fiel que le servia de lazarillo, se emplearon en activos y útiles trabajos, y tan joviales siempre y risueños entre el silbar y granizar de las balas, que gritaban de continuo en los parages mas peligrosos: «¡ Animo muchachos, viva Fernando VII, viva Ciudad Rodrigo!»

Los enemigos dirigieron el primer dia sus fuegos contra la ciudad para aterrarla, y empezaron el 26 á batir en brecha el torreon del Rey que del todo quedó derribado en la mañana siguiente. Hiciéronles los españoles por su parte grande estrago bien manejada su artillería, cuyo gefe era el brigadier Don Francisco Ruiz Gomez.

El 20 intimó de nuevo el mariscal Ney la rendicion á la plaza, y habiendo ya entonces llegado al campo francés el mariscal Massena que antes habia pasado por Madrid á visitar á José, hízose á

su nombre dicha intimacion, honorifica si, aunque amenazadera. Contestó dignamente Herrasti diciendo entre otras cosas: « Despues « de 49 años que llevo de servicios, sé las leyes de la guerra y mis « deberes militares... Ciudad Rodrigo no se halla en estado de « capitular. »

Sin embargo imaginándose el oficial parlamentario que parte de la confianza del gobernador pendia de la esperanza de que le socorriese lord Wellington, propúsole entonces de palabra despachar á los reales ingleses un correo por cuyo medio se cerciorase de cuál era el intento del general aliado. Convino Herrasti, mas Ney sin cumplir lo ofrecido por su parlamentario renovó el fuego

y adelantó sus trabajos hasta 60 toesas de la plaza.

Descontento el mariscal Massena con el modo adoptado para el ataque, mejoróle y trazó dos ramales nuevos hácia el glacis y en frente de la poterna del Rey, rematándolos en la contraescarpa del foso de la falsabraga. Desde alli socavaron sus soldados unas minas para volar el terreno y dar proporcion mas acomodada al pie de la brecha. Contuviéronlos algun tanto los nuestros, y los ingenieros bien dirigidos por el teniente coronel Don Nicolas Verdejo abrieron una zanja y practicaron otros oportunos trabajos, contrarestando al mismo tiempo la plaza con todo género de proyectiles los esfuerzos de los enemigos.

En el intermedio en vano estos habian acometido repetidas veces el arrabal de San Francisco. Constantemente rechazados solo le ocuparon el 3 de julio en que los nuestros para reforzar los costados de la brecha le habian ya evacuado excepto el convento de

Santo Domingo.

El gobernador siempre diligente velaba por todas partes, y el 5 ideó una salida á carga de los capitanes Don Miguel Guzman y Don José Robledo, cuyas resultas fueron gloriosas. Empezaron los nuestros su acometida por el arrabal del Puente, y despues corriéndose al de San Francisco por la derecha del convento de Santo Domingo sorprendieron á los enemigos, les mataron gente y destruyeron muchos de sus trabajos.

Con esto enardecidos los españoles cada dia se empeñaban mas en la defensa. Sustentábalos tambien todavía la esperanza de que viniese á su socorro el ejército inglés, no pudiendo comprender que los gefes de este tan numeroso y tan inmediato dejasen á sangre fria caer en poder de los franceses plaza que se sostenia con tan honroso denuedo. Salió no obstante fallida su cuenta.

Las baterías enemigas crecieron grandemente, y el 8 algunas de ellas enfilaban ya nuestras obras. La brecha abierta en la falsabraga y en la muralla alta de la plaza ensanchóse hasta 20 toesas, con lo que, y noticioso el gobernador de que los ingleses en vez de aproximarse se alejaban, resolvió el 10 capitular de acuerdo con todas las autoridades.

A la sazon preparábanse los enemigos á dar el asalto, y tres de sus soldados arrojadamente se habian ya encaramado para tantear la brecha. Enarbolada por los nuestros bandera blanca, salió de la plaza un oficial parlamentario, quien encontrándose con el mariscal Ney, volvió luego con encargo de este de que se presentase el gobernador en persona para tratar de la capitulacion. Condescendió en ello Herrasti, y Ney, recibiéndole bien y elogiándole por su defensa, añadió que era excusado extender por escrito la capitulacion, pues desde luego la concedia amplia y honorífica, quedando la guarnicion prisionera de guerra.

El mariscal Ney dió su palabra en fé de que se cumpliria lo pactado, y segun la noticia que del sitio escribió el mismo Herrasti, llevóse á efecto con puntualidad. Fueron sin embargo tratados rigorosamente los individuos de la junta, porque encarcelados con ignominia y llevados á pie á Salamanca trasladáronlos despues á

Francia.

En este asedio quedaron de los españoles fuera de combate 1400 soldados, del pueblo unos 100. Perdieron por lo menos 3000 los franceses. Massena encomió la defensa, pintándola como de las mas porfiadas. «No hay idea (decia en su relacion) « del estado á que está reducida la plaza de Ciudad « Rodrigo; todo yace por tierra y destruido, ni una sola casa ha quedado intacta. »

Enojó á los españoles el que el ejército inglés no socorriese la plaza. Lord Wellington habia venido alli tra los ingleses nor no haber sodesde el Guadiana, dispuesto y aun como compromecorrido la plaza. tido á obligar á los franceses á levantar el sitio. No podia en este caso alegarse la habitual disculpa de que los españoles no se defendian, ó de que estorbaban con sus desvaríos los planes bien meditados de sus aliados. El marqués de la Romana pasó de Badajoz al cuartel general de lord Wellington y unió sus ruegos á los de los moradores y autoridades de Ciudad Rodrigo, á los del gobierno español y aun á los de algunos ingleses. Nada bastó. Wellington resuelto á no moverse permaneció en su porfía. Los franceses aprovechándose de la coyuntura procuraron sembrar cizaña, y el Monitor decia: «Los clamores de los habitantes de Ciudad Rodrigo se oian « en el campo de los ingleses, seis leguas distante, pero estos se « mantuvieron sordos. » Si nosotros imitásemos el ejemplo de ciertos historiadores británicos, abríasenos ahora ancho campo para corresponder debidamente á las injustas recriminaciones que con largueza y pasion derraman sobre las operaciones militares de los españoles. Pero mas imparciales que ellos, y no tomando otra guia sino la de la verdad, asentaremos al contrario, prescindiendo de la vulgar opinion, que lord Wellington procedió entonces como prudente capitan, si para que se levantase el sitio era necesario aventurar una batalla. Sus fuerzas no eran superiores á las de los franceses, carecian sus soldados de la movilidad y presteza convenientes para maniobrar al raso y fuera de posiciones, no teniendo tampoco todavía los portugueses aquella disciplina y costumbre de pelear que da confianza en el propio valer. Ganar una batalla pudiera haber salvado á Ciudad Rodrigo, pero no decidia del éxito de la guerra: perderla destruia del todo el ejército inglés, facilitaba á los enemigos el avanzar á Lisboa, y dábase á la causa española un terrible ya que no un mortal golpe. Con todo la voz pública atronó con sus quejas los oidos del gobierno, calificando por lo menos de tibia indiferencia la conducta de los ingleses. Don Martin de la Carrera, participando del comun enfado, se separó al rendirse Ciudad Rodrigo del ejército aliado y se unió al marqués de la Romana.

Envió en seguida el mariscal Massena algunas fuerzas que arrojasen allende las montañas al general los franceses habitadad que habia avanzado y estrechaba á Astorga. Retiróse el español, y el general U. Croix atacó en Alcañices á Echevarría que de intendente se habia convertido en partidario y tenido ya anteriormente reencuentros con los franceses. Defendióse dicho Echevarría en el pueblo con tenacidad y de casa en casa. Arrojado en fin perdió en su retirada bastante gente

que le acuchilló la caballería enemiga.

Por entonces quisieron tambien los franceses apoderarse de la Puebla de Sanabria que ocupaba con alde Sanabria.

guna tropa Don Francisco Taboada y Gil. Aquella villa solo rodeada de muros de corto espesor y guarecida de un castillo poco
fuerte, ya vimos como la entraron sin tropiezo los franceses al retirarse de Galicia, habiéndola despues evacuado. Su conquista no
les fue ahora mas dificil. Taboada la desamparó de acuerdo con el
general Silveira que mandaba en Braganza. Enseñoreóse por tanto
de ella el general Serras, y creyendo ya segura su posesion se retiró con la mayor parte de su gente y solo dejó dentro una corta
guarnicion.

Enterados de su ausencia los generales portugués y español revolvieron sobre la Puebla de Sanabria el 3 de agosto, y despues de algunas refriegas y acometidas, la recuperaron en la noche del 9 al 10. Cayó prisionera la guarnicion compuesta de suizos, á los que se les prometió embarcarlos en la Coruña bajo condicion de que no volverian á tomar las armas contra los aliados.

En breve tornó y de priesa en auxilio de la plaza el general Serras con 6000 hombres. A su llegada estaba ya rendida, pero Taboada y Silveira juzgaron prudente abandonarla, no teniendo bastantes fuerzas para resistir á las superiores de los enemigos. Lleváronse los prisioneros, y Serras de nuevo se posesionó de la villa y su castillo, cuya anterior toma con la pérdida de los suizos le costaba mas de lo que militarmente valia.

Campaña de Portugal. Comenzó entre tanto el mariscal Massena la invasion de Portugal. Pasarémos á hablar aunque con rapidez de acontecimiento de tanta importancia, refiriendo antes los preparativos y medios de defensa que alli habia, como tambien la situacion de aquel reino.

Despues de la evacuacion que en el año pasado de 1809 efectuó el mariscal Soult de las provincias septentrionales de Portugal, puede aseverarse que ni esta nacion ni su ejército habian tomado parte activa ó directa en la lucha peninsular. Achacaron algunos la culpa á la flojedad del gobierno de Lisboa, y muchos al influjo que ejercia la Inglaterra, cuyo gabinete acabó por ser árbitro de la suerte de aquel país, no conviniendo á la política británica, segun se creia, el que se estableciese intima union entre Portugal y España. Hubo de los gobernadores del reino (nombre que se daba á los individuos de la regencia portuguesa) quien se disgustó de tal predominio, y así se verificaron por este tiempo mudanzas en las personas que componian aquella corporacion. El marqués de las Minas se retiró, y se agregaron á los que quedaban otros gobernadores, de los que fue el mas notable y principal Sousa, hermano de los embajadores portugueses residentes en el Brasil y en Lóndres. Poco despues en setiembre entró tambien en la regencia Sir Cárlos Stuart, á la sazon embajador de Inglaterra en Lisboa. Del ejército, ademas del mando inmediato dado á Beresford, disponia en gefe como mariscal general de Portugal lord Wellington, independiente del gobierno y absoluto en todo lo relativo á la fuerza combinada anglo-portuguesa de cualquiera clase que fuese. Igualmente se confirió la direccion suprema de la marina al almirante inglés Berkeley. En fin el gabinete del Brasil, ó por mejor decir, las circunstancias arreglaron de modo la administracion pública de Portugal que, conforme á la expresion de un historiador inglés, en esta parte nada sospechoso, aquel reino \* « fue reducido á la condicion de un estado feuda-(\* Ap. n. 1.)

Por lo mismo no con mayor resignacion que el marqués de las Minas se sometian algunos de los otros gobernadores del reino, aun de los nuevos, á la intervencion extraña. Las reyertas eran frecuentes y vivas, echando los ingleses en cara al gobierno de Lisboa, que en vez de remover obstáculos los aumentaba, entorpeciendo la ejecucion de medidas las mas cumplideras. Pero tales quejas partian á veces de apasionada irreflexion, pues si bien ciertas resoluciones de los comandantes británicos solian ser eficaces para el éxito final de la buena causa, producian por el momento incalculables males, poco sentidos por extrangeros que solo miraban los campos lusitanos como teatro de guerra, y desoian los clamores de un pajs que no era su patria.

Lord Wellington, para hacer frente á tantas dificultades y no

abrumado con la grave carga que pesaba sobre sus hombros, desplegó asombrosa firmeza y se mostró invariable en sus determinaciones. Ministróle gran sostenimiento la suprema autoridad de que estaba proveido, y los socorros y dinero que la Inglaterra profusamente derramaba en Portugal.

De antemano habia lord Wellington meditado un plan de defensa y elevádole al conocimiento del gobierno británico, despues de examinar detenidamente los medios económicos y militares que para ello deberian emplearse. Extendió su dictámen en un oficio dirigido á lord Liverpool, obra maestra de prevision y maduro juicio. El gabinete inglés, descorazonado con la paz de Austria y el desastrado remate de la expedicion de Walcheren, habia vacilado en si continuaria ó no protegiendo con esfuerzo la causa peninsular. Pero arrastrado de las razones de Wellington, apoyadas con elocuencia y saber por su hermano el marqués de Wellesley, miembro ahora de dicho gabinete, accedió al fin á las propuestas del general británico. Segun ellas debiendo aumentarse el ejército anglo-portugués, tenian que ser mayores los gastos y que concederse nuevos subsidios al gobierno de Lisboa.

Aprobado pues en Lóndres al plan de Wellington Fuerza que manen breve contó este con una fuerza armada bastante numerosa. Habia en la península, no incluyendo los de Gibraltar, cerca de 40,000 ingleses, y dejando aparte los enfermos y los cuerpos que contribuian á guarnecer á Cádiz, quedábanle por lo menos al general británico de 26 á 27,000 hombres de su nacion. Dividíase la gente portuguesa en reglada, de milicias y en ordenanzas, las últimas mal pertrechadas y compuestas de paisanage. Los estados que de toda la fuerza se formaron tuviéronse por muy exagerados, y segun un cómputo prudente no pasaba la milicia arriba de 26,000 hombres, y el ejército de 30,000. No es fácil enumerar con puntualidad la fuerza real de las ordenanzas. Por manera que casi al comenzarse la campaña hallábanse ya bajo el mando de lord Wellington unos 80,000 hombres bien mantenidos, armados y dispuestos, con los que apoyados por las ordenanzas ó sea la poblacion debia defenderse el reino de Portugal.

El subsidio con que a este acudia la gran Bretaña Subsidios que da llegó á ascender por año á cerca de 1,000,000 de libras esterlinas. Rayaba el costo del ejército puramente británico en la suma de 1,800,000 libras de la misma moneda, 500,000 mas de las que hubiera consumido en su propio pais. Encarecióse sobre manera el enganche de soldados, no permitiendo las leyes inglesas en el reemplazo de las tropas de tierra conscripciones forzadas. Se pagaban once guineas de premio por cada hombre que pasase de la milicia á la línea, y diez por los que se alistasen en la primera.

Lord Wellington, colocado ya en el valle del Mondego, ó ya avanzando hácia la frontera de España, de Wellington. estaba como en el centro de la defensa, formando las alas la milicia y ordenanzas portuguesas. Todo el territorio hasta cerca de Coimbra por donde se pensaba habia de invadir Massena, fue destruido. Arruináronse los molinos, rompiéronse los puentes, quitáronse las barcas, devastáronse los campos, y obligando á los habitantes á que levantasen sus casas y llevasen sus haberes, se ordenó que la poblacion entera del modo que pudiese hostigase al enemigo por los costados y espalda y le cortase los víveres, mientras que el ejército aliado por su frente le traia á estancias en que fuese probable batallar con ventaja.

De aquellas se contaban á retaguardia de los angloportugueses varias que eran muy favorables, sobrepujando á todas las que se conocieron despues con el nombre de líneas de Torres-Vedras. Fortaleciéronse estas cuidadosamente, proviniendo la primera idea de mantenerlas y asegurarlas de planes que de todos sus puestos mandó levantar en 1799 el general Sir Cárlos Stuart (padre del Stuart por este tiempo embajador en Lisboa), trabajo que ya entonces se hizo con el objeto de cubrir la capital de Portugal de una invasion francesa. Wellington desde muy temprano concibió el designio de realizar pensamiento tan provechoso.

Dos fueron las principales líneas que se fortificaron. Partía la primera de Alhandra orillas del Tajo, y corria por espacio de siete leguas, siguiendo la conformacion sinuosa de las montañas hasta el mar y embocadero del Sizandro, no lejos de Torres-Vedras. La segunda que era la mas fuerte y que distaba de la primera de dos á tres leguas, segun la irregularidad del terreno, arrancaba en Quintela, y dilatándose cosa de seis leguas remataba en el parage en donde desagua el rio llamado San Lorenzo. Habia ademas pasado Lisboa al desembocar del Tajo otra tercera línea, en cuyo recinto quedaba encerrado el castillo de San Julian, no teniendo la última mas objeto que el de favorecer, en caso de necesidad, el embarco de los ingleses. Contábanse en tan formidables línéas 150 fuertes y unos 600 cañones. Se habian construido las obras bajo la direccion del teniente coronel de ingenieros Fletcher, á quien auxilió el capitan Chapman.

Puso lord Wellington particular ahinco en que se fortificasen estas líneas cumplida y prontamente, pues como decia al digno oficial Don Miguel de Alava, comisionado por el gobierno español cerca de su persona, « no ha podido cabernos « mayor fortuna que el haber asegurado el punto de la isla gadia tana y este de Torres-Vedras, inexpugnables ambos, y en los « que estrellándose los esfuerzos del enemigo daremos lugar á « otros acontecimientos, y nos prepararemos con nuevos brios á « ulteriores y mas brillantes empresas. »

Los franceses por su parte habian preparado grandes fuerzas,

para que no se les malograse la expedicion de Portugal. El mariscal Massena no solo tenia á su disposi- fuerza de los francion los tres cuerpos indicados y la caballería de Mont-

Preparativos y

Brun, sino que comprendiéndose igualmente en su mando las provincias de Castilla la Vieja y las Vascongadas, el reino de Leon y Asturias, de su arbitrio pendia sacar de alli las fuerzas que hubiese disponibles. Ademas se alojaba entre Zamora y Benavente á las órdenes del general Serras una columna móvil de 8,000 hombres que amenazaba á Tras-los-Montes, y en agosto entró en España un 9° cuerpo de ejército de 20,000 hombres, formado en Bayona y regido por el general Drouet: á mayor abundamiento en la misma ciudad se juntaba otro al cargo del general Caffarelli. No eran inútiles semejantes precauciones si querian los enemigos conservar firme su base, y evitar el que se interrumpiesen las comunicaciones por las partidas españolas.

Asi fue que el mariscal Massena, próximo á entrar en Portugal, dió en Ciudad Rodrigo una proclama á los habitadores de aquel reino, expresando que se hallaba á la cabeza de 110,000 hombres. Asercion no jactanciosa si se cuentan todos los cuerpos y divisiones que estaban bajo su obediencia, y que se extendian por España

desde la frontera lusitana hasta la de Francia.

Hubo ya escaramuzas en los primeros dias de julio entre ingleses y franceses. Aquellos volaron y acabaron de arruinar Escaramuzas. el 21 del mismo mes el fuerte de la Concepcion, en la Fuerte de la Conraya perteneciente á España, y bien fortificado antes de 1808; pero que al principiarse en dicho año la insurreccion se vió abandonado por los españoles, y destruido en parte por los franceses.

Crawfurd, general de la vanguardia inglesa, se co-Combate del locó entonces á la márgen derecha del Coa, y sin tener la aprobacion de lord Wellington decidióse el 24 á trabar. pelea con los franceses, llevado quizá del deseo de cubrir á Almeida, bajo cuyos cañones apoyaba su izquierda. Consistia la fuerza de Crawfurd en 4000 infantes y 1100 caballos, situados en una línea que se extendia por espacio de media legua, formacion algo semejable á las desadvertidas del general Cuesta. Vino sobre los ingleses el mariscal Ney acompañado de su cuerpo de ejército, y por consiguiente muy superior á aquellos en número. Y si bien los batallones de la vanguardia aliada y los individuos combatieron por separado valerosamente, maniobróse mal en la totalidad, y los movimientos no fueron mas atinados que lo habia sido la colocacion de las tropas. Los franceses rompieron las filas inglesas, obligando á sus soldados á pasar el Coa. Sirvió á estos para no ser del todo deshechos y atropellados por los ginetes enemigos lo desigual del terreno y los viñedos, y tambien el haberse negado á evolucionar oportunamente con la caballería el general Mont-Brun,

disculpándose con no tener órden del general en gefe mariscal Massena. Hallaron asi los ingleses hueco para cruzar el puente, cuyo paso defendido con grande aliento detuvo al francés en su marcha. Perdió Crawfurd cerca de 400 hombres; bastantes Ney por el empeño que puso aunque inútil en ganar el puente.

Tal contratiempo en vez de coadyuvar á la defensa de Almeida no podia menos de perjudicarla. Los franceses en efecto intimaron luego la rendicion; mas no por eso obraron con su acostumbrada presteza pues hasta el 15 de agosto en la noche no abrieron trinchera.

Parecia natural que Almeida, plaza bajo todos respectos preeminente á Ciudad Rodrigo, imitase tan glorioso ejemplo, prolongando aun por tiempo mas largo la resistencia. Los antiguos muros se hallaban mucho antes de la actual guerra mejorados, conforme al sistema moderno de fortificacion, con foso, camino cubierto, seis baluartes, seis rebellines, y un caballero que dominaba la campiña. Habia tambien almacenes á prueba de bomba. Estaba ahora la plaza municionada muy bien, y sus obras mas perfeccionadas. Guarnecíanla 4000 hombres, y mandaba en ella el coronel inglés Cox.

Rompieron los franceses el 26 horroroso fuego, y á poco ardieron muchas casas. Al anochecer del mismo dia tres almacenes los mas principales encerrados en un castillo antiguo, situado en medio de la ciudad, se volaron con pasmoso estrépito, y causaron deplorable ruina. Por unas partes resquebrajáronse los muros, por otras se aportillaron; los cañones casi todos fueron ó desmontados ó arrojados al foso, perecieron 500 personas; hubo heridas muchas otras, y apenas quedaron seis casas en pie. Tal espectáculo ofreció Almeida en la mañana del 27. No faltó quien atribuyese á traicion semejante desdicha: los bien informados á casualidad ó descuido.

Sin tardanza repitieron los franceses la intimacion de rendirse. El gobernador Cox, aunque ya miraba imposible la defensa, queria alargarla dos ó tres dias esperando que el ejército aliado acudiese en socorro de la plaza; pero obligóle á capitular un alboroto agavillado por el teniente de rey Bernardo da Costa. Presúmese que en él influyeron los portugueses adictos al francés, y que estaban en su campo. El teniente de rey fué en adelante arcabuceado, si bien no resultó claramente que llevase tratos con el enemigo.

De resultas la regencia de Portugal tambien declaró traidores á varios individuos que seguian el bando francés. Entre ellos sonaban los nombres de los marqueses de Alorna y de Loulé, del conde de Ega, de Gomez Freire de Andrade y otros de cuenta. Se prendió asimismo en Lisboa á muchas personas so pretexto de conspiracion, sin pruebas ni acu-sacion fundada. Enviáronlas despues unas á Inglaterra, otras á las

Azores. Dieron ocasion á tan vituperable demasía livianos motivos y privadas venganzas. Extrañose que lord Wellington, y particularmente el embajador Stuart miembro de la regencia y de poderoso influjo, no estorbasen procedimientos en que por lo menos pudiera achacárseles cierta connivencia, como sucedió. Pero la regencia de Lisboa, tomando la defensa de ambos, manifestó no haber tomado parte ninguno de ellos en aquella ocurrencia.

Mientras tanto la caida de Almeida, el contratiempo
Temores de les de Crawfurd, y la idea agigantada que entonces tenian los ingleses del ejército francés, causaban en el británico grande descaecimiento. Las cartas de los oficiales á sus amigos en Inglaterra no estaban mas animosas, y su mismo gobierno se mostraba casi desesperanzado del buen éxito de la lucha peninsular. Asi fue que no obstante haber accedido á los planes de lord Wellington indicabase a este en particulares instrucciones que S. M. B. veria con gusto la retirada de su ejército, mas bien que el que corriese el menor peligro por cualquiera dilacion en su embarco. Otro general de menos temple que lord Wellington y menos confiado en los medios que le asistian hubiera quizá vacilado acerca del rumbo que convenia tomar, y dado un nuevo ejemplo de escandalosa retirada. Mas Wellington mantúvose firme, á pesar de que la repentina é inesperada pérdida de Almeida aceleraba las operaciones del enemigo.

Acaecida tamaña desgracia se replegó el general inglés á la izquierda del Mondego, estableció en Gouvea sus reales, colocó detras de Celórico los infantes, y en este mismo pueblo la caballería. Massena, teniendo dificultades en acopiar víveres, á causa de las partidas españolas y de la mala voluntad de los pueblos, retardó la invasion, y aun dudaba poderla realizar tan pronto. Dos meses eran corridos despues de la toma de Ciudad Rodrigo. Almeida apenas habia ofrecido resistencia, y el ejército francés aun permanecia á la derecha del Coa. Tanto ayudaba á los aliados la constante enemistad que conservaban los habitantes á los invasores.

Napoleon, que no palpaba de cerca como sus generales los obstáculos del pais, maravillábase de la dilacion, mayormente siendo superior en número al anglo-portugués el ejército de los franceses. Así se lo manifestaba a Massena en instrucciones que le expidió en setiembre; pero antes de recibir estas ya aquel mariscal se habia puesto en marcha.

Fue su primer plan, aseguradas las plazas de Ciudad Rodrigo y Almeida, moverse por ambas orillas del Tajo. Pero despues contando con que las tropas francesas de Extremala la lavasion, dura y Andalucía amenazarian por el Alentejo, y no creyéndose con bastante fuerza para dividir esta, limitó sus miras á su solo frente,

y determinó obrar por uno de los tres principales caminos que por alli se le ofrecian de Belmonte, Celórico y Viseo.

Wellington, conservando en Gouvea sus cuarteles. Posicion extendia los puestos avanzados de su ejército, com-Wellington y medidas que toma. prendiendo las fuerzas de Hill y otras sobre la derecha desde el lado de Almeida por la sierra de Estrella á Guarda y Castello-Branco: en caso de ataque del enemigo debian todas las divisiones replegarse concéntricamente hácia las líneas. El inconveniente de esta posicion consistia en lo dilatado de ella, pudiendo el enemigo al paso que amagase á Celórico interponerse por Belmonte entre lord Wellington y el general Hill, á quienes separaba gran distancia. El último siguiendo paralelamente, conforme indicamos, los movimientos del francés Reynier habia llegado á Castello-Branco el 21 de julio. Dejó aqui una guardia avanzada, y obedeciendo las órdenes de lord Wellington, que le habia reforzado con caballería, se acampó con 16,000 hombres y 18 cañones en Sarcedas. Para prevenir el que los franceses se interpusiesen se rompió de Covilhá arriba el camino, ejecutáronse otros trabajos de defensa, se apostó en Fundao una brigada portuguesa, y colocóse entre dos posiciones que se atrincheraron detras del Cezere, rio tributario del Tajo, y junto al Alba, que lo es del Mondego, una reserva formada en Tomar, y compuesta de 8000 portugueses, y 2000 ingleses bajo el mando del general Leith.

El cuerpo principal del ejército de Wellington po-Descripcion del valle de Monde- dia desde Celórico tomar para su retirada ó el camino que va á la sierra de Murcela, ó el de Viseo. El primero corre por espacio de quince leguas lo largo de un desfiladero entre el rio Mondego y la sierra de Estrella, teniendo al extremo la de Murcela que circunda el Alba. De alli un camino que lleva á Espinhal facilitaba las comunicaciones con Hill y Leith, y un ramal suyo las de Coimbra. La otra ruta insinuada, la de Viseo, es de las peores de Portugal, interrumpida por el Criz y otras corrientes, y tambien estrechada entre el Mondego y la sierra de Caramula que se une por medio de un pais montuoso á la de Busaco, límite, por decirle asi, del valle, y que hace frente á la de Murcela, pasando entre las faldas de ambas sierras el mencionado Mondego. La decision de Wellington pendia del partido que tomasen los franceses.

Massena no conocia á fondo el terreno, y tomando consejo de los portugueses que habia en su campo, á quienes suponia enterados, resolvió dirigirse á Viseo y de alli á Coimbra, habiéndosele pintado aquella ruta como fácil y sin particulares obstáculos. En consecuencia reconcentró el 16 de setiembre los tres cuerpos de ejército que mandaba: el de Ney y la caballería pesada en Mazal de Cháo; el de Junot en Pinhel, y el de Reynier en Guarda. Hizo distribuir á los soldados pan para

trece dias pensando caminar aceleradamente, y deseando anticiparse á Wellington en su marcha. Massena colocando asi su ejército amenazaba los tres caminos indicados de Celórico, Belmonte y Viseo, y dejaba en duda el verdadero punto de su acometida. Reynier habia hecho desde su retirada de Extremadura varios movimientos, ya dando indicios de dirigirse á Castello-Branco, ya adelantándose hasta Sabugal, ya retrocediendo á Zarza la Mayor. Por fin se incorporó, segun acabamos de ver, á los otros cuerpos de Massena.

De estos el 2º y 6º unidos con la caballería de Mont-Brun cayeron en breve sobre Celórico, replegándose los puestos de los aliados á Cortizá. Wellington entonces comenzó su retirada por la izquierda del Mondego sobre el Alba, y el 17 notó que los dos mencionados cuerpos franceses se dirigian á Viseo por Fornos; quedaba el 8º de Junot hácia Trancoso en observacion de 10,000 hombres de milicia al mando del coronel Trant, y de los gefes Miller y Juan Wilson, recogidos del norte de Portugal, y que se pusieron á las órdenes del general Bacellar para molestar el flanco derecho y la retaguardia del enemigo.

Entraron en Viseo las avanzadas francesas el 18. Entran sus avan-La ciudad estaba desierta. Wellington sin demora sadas en Viseo. hizo cruzar de la márgen izquierda del Mondego á la opuesta la brigada portuguesa que mandaba Pack, y la apostó mas allá del Criz rotos sus puentes. En seguida empezó tambien Continua Welel ejército aliado á pasar el Mondego por Pena-Cova, lington su Olivares y otras partes : colocóse la division ligera de Crawfurd en Mortagao para sostener á Pack; la 3 v 4 del mando de Picton y Cole entre la sierra de Busaco y aquel pueblo, situándose al frente del mismo en un llano la caballería. Pasó al otro lado de la citada sierra la 1ª division regida por el general Spencer, y se dirigió á Meallada con la mira de observar el camino de Oporto á Coimbra, pues todavía se dudaba si Massena procuraria desde Viseo salir hácia aquella ruta, ó continuar lo largo de la derecha del Mondego. Por igual motivo el coronel Trant con parte de la milicia debia marchar por San Pedro de Sul á Sardao, y juntarse al general Spencer. En tanto el general Leith llegaba al Alba, y siguióle de cerca Hill, quien, sabiendo que Reynier se habia juntado á Massena, se anticipó afortunadamente sin que hubiese todavía recibido órdenes de Wellington y vino á incorporarse al ejército aliado.

El grueso del de los franceses llegó á Viseo el 20; pero su artillería y equipages se detuvieron por los tropiezos del camino, y por una embestida del coronel Trant. Atacólos este caudillo el mismo 20 en Tojal, viniendo de Moimenta artillería y equida Beira, con algunos caballos y 2000 hombres de milicia. Cogióles 400 prisioneros, algun bagage, y su triunfo hu-

biera sido mas completo si la gente que mandaba hubiese sido menos novicia. Sin embargo tan inesperado movimiento desasosegó á los franceses, cuya artillería, equipages y gran parte de la caballería, no llegó á Viseo hasta el 22, lo cual hizo perder á Massena dos dias, y no desaprovechó á Wellington, á quien hubiera podido andar el tiempo escaso.

Parecia ahora que este general prosiguiendo en su propósito de no aventurar batallas no se detendria en donde estaba, sino que cerciorado de que los franceses iban adelante se replegaria para aproximarse á las líneas. Suposicion esta tanto mas fundada, cuanto no habiendo querido empeñar accion para salvar dos plazas, no era regular lo hiciese en la actual ocasion en que no concurria motivo tan poderoso. Mas no sucedió asi. Presúmese que varió de parecer á causa de los clamores que contra los ingleses se levantaron en Portugal, viendo que dejaban el pais á merced del enemigo.

Wellington determinó pues hacer alto en la sierra Detlénese Welde Busaco, y disponer su gente en nuevas y acomolington en Busadadas posiciones. Corren aquellos montes por espacio de dos leguas, cavendo por un lado rápidamente, segun hemos apuntado, sobre la derecha del Mondego, y enlazándose por el opuesto con la sierra de Caramula. Tres caminos llevan á Coimbra: uno cruza lo mas alto, y alli se levanta un convento, célebre en Portugal, de carmelitas descalzos, en donde lord Wellington estableció el cuartel general, y aquella morada antes silenciosa y pacífica convirtióse ahora en estrepitoso alojamiento de gente de guerra. De los otros dos caminos uno venia de San Antonio de Cantaro, y el otro seguia el Mondego á Pena-Cova. A traves del último se colocó el cuerpo de Hill que llegó el 26; á su izquierda Leith. Seguia la 3ª division, y entre esta y el convento formaba la 1ª. La 4ª se puso en el extremo opuesto para cubrir un paso que conduce á Meallada, en cuyo llano se apostó la caballería, quedando solo en las cumbres un regimiento de esta arma. La brigada de Pack se alojaba delante de la 1º division, á la mitad de la bajada del lado de los franceses : tambien se situó descendiendo y enfrente del convento la vanguardia de Crawfurd con algunos ginetes. Habia en ciertos parages á retaguardia de la línea portugueses que sostenian el cuerpo de batalla. Hallóse Wellington con toda su fuerza principal reunida en número de unos 50,000 hombres.

Túvose á dicha que los franceses se hubiesen parado Accion de Busaco. hasta el dia 27, pues a haber acelerado su marcha y acometido treinta y seis horas antes, conforme se asegura queria Ney, la suerte del ejército aliado hubiera podido ser muy otra, reinando alguna confusion en sus movimientos. Leith pasaba el Mondego, Hill todavía no habia llegado, y apenas estaban en línea 25,000 hombres.

El mariscal Massena despues de algunas dudas se resolvió á em-

bestir la sierra el 27 al amanecer. Tenian sus soldados para llegar á la cima que trepar por una subida empinada y escabrosa, cuya desigualdad sin embargo les favorecia, escudando hasta cierto punto sus personas. El mariscal Ney se enderezó al convento, y Reynier del otro lado por San Antonio de Cantaro. Junot se quedó en el centro y de respeto con la caballería y artillería.

Las tropas de Reynier acometieron con tal impetu que se encaramaron en la cima, y por un rato se enseñorearon de un punto de la línea de los aliados, arrollando parte de la 3º division que mandaba Picton. Pero acudiendo el resto de ella, y tambien el general Leith por el flanco con una brigada, fueron los enemigos des-

alojados, y cayeron con gran matanza la montaña abajo.

Ni aun tan afortunado logró ser por el otro punto el mariscal Ney. Dueño desde el principio de la accion de una aldea que amparaba sus movimientos, comenzó á subir la sierra por la derecha encubierto con lo agrio y desigual del terreno. El general Crawfurd que se haltaba alli tomó en esta ocasion atinadas disposiciones. Dejó acercarse al enemigo, y á poca distancia rompió contra sus filas vivísimo fuego, cargándole despues á la bayoneta por el frente y los costados. Precipitáronse los franceses por aquellas hondonadas, perdieron mucha gente, y quedó prisionero el general Simon. Ganaron despues los ingleses a viva fuerza el pueblecillo que habian al principio ocupado sus contrarios. Lo recio de la pelea duró poco, el enemigo no insistió en su ataque, y se pasó lo que restaba del dia en escaramuzas y tiroteos. Perdieron los franceses unos 4000 hombres : murió el general Graindorge, y fueron heridos Foy y Merie. De los aliados perecieron 1300, menos que de los otros á causa de su diversa y respectiva posicion.

Convencido el mariscal Massena de las dificultades con que se tropezaba para apoderarse de la sierra por la sierra de Caramel frente, trató de salvarla poniéndose en franquía por la derecha, y obligando de este modo á los ingleses á abandonar aquellas cumbres, ya que no pudiese sorprenderlos por el flanco y escarmentarlos. Lo difícil era encontrar un paso, mas al fin consiguió averiguar de un paisano que desde Mottagao partia un camino al traves de la sierra de Caramula, el cual se juntaba con el que de Oporto va á Coimbra. Contento el mariscal francés con tal descubrimiento, decidió tomar prontamente aquella via, y disfrazó su resolucion manteniendo el 28 falsos ataques y escaramuzas. Mientras tanto fue marchando á la destilada lo mas de su ejército, y hasta en la tarde no advirtieron los ingleses el movimiento de sus contrarios.

No les era ya dado el estorbarlo, por lo que desampararon á Basaco antes del alborear del 29. Hill repasó el Mondego, y por Espinhal se retiró sobre Tomar: hácia Coimbra y la vuelta de Meallada Wellington con el centro y la izquierda. Cubria la reta-

guardia la division ligera de Crawfurd á la que se unió la caballería.

Los franceses, despues de cruzar la sierra de Caramula, llegaron el mismo dia 28 á Boyalvo sin encontrar ni un solo hombre. El coronel Trant se hallaba á una legua en Sardao adonde habia venido desde San Pedro de Sul, pero con poca gente. Las partidas

enemigas le arrojaron fácilmente mas allá del Vouga.

Por la relacion que hemos hecho de la accion de Busaco aparece claro que con ella no se alcanzó otra cosa que el que brillase de nuevo el valor británico y se adquiriese mayor confianza en las tropas portuguesas, las cuales pelearon con brio y buena disciplina. Pero no se recogió ninguno de aquellos importantes frutos, por los que un general aventura de grado una batalla. Ni siquiera habia los motivos que para ello asistian durante los sitios de Ciudad Rodrigo y de Almeida. Y hasta la prudencia de lord Wellington falló en esta ocasion, dejando un portillo por donde no solo se metieron los franceses, sino que tambien por él pudieron envolver al ejército aliado ó á lo menos flanquearle con gran menoscabo. En vano se alega en disculpa haber mandado Wellington que avanzase el coronel Trant con la milicia : la escasa fuerza y la índole bisoña de esta tropa no hubiera podido detener cuanto menos rechazar las numerosas huestes de Massena. Tan cierto es que de un hilo cuelga la suerte de las armas, aun gobernadas por generales los mas advertidos.

Puesto el mariscal francés en Boyalvo marchó sobre Coimbra. En aquel tránsito no estaba el pais tan destruido y talado como hasta Busaco. No se cumplieron alli rigurosamente las disposiciones de Wellington, parte por creerse lejano el peligro, parte tambien porque á la regencia portuguesa, gobierno nacional, no le era lícito llevar á efecto órdenes tan duras con la misma impasibilidad y fortaleza que al brazo de hierro de un general que, aunque aliado, era extrangero.

Hubo por tanto en Coimbra desbarato y confusion, y si bien los vecinos desampararon la ciudad, con la precipitacion se dejaron víveres y otros recursos al arbitrio del enemigo. No le aprovecharon sin embargo á este: Junot, á pesar de órdenes contrarias del general en gefe, permitió ó no pudo impedir el pillage.

De aqui nació que agolpándose muchedumbre de poblacion fugitiva de aquella ciudad y otras partes á los defiladores que van á Condeixa, hubo de comprometerse la division de Crawfurd que cubria la retirada del ejército aliado, porque detenida en su marcha se dió lugar á que se aproximaran los ginetes enemigos. A su vista suscitóse gran desórden, y si hubiesen venido asistidos de infantería, quizá hubieran destronado á Crawfurd. Este consiguió aunque á duras penas poner en salvo su division.

Lo apacible del tiempo habia favorecido en su retirada á los ingleses, abundaban en provisiones, y no obstante cometieron excesos á punto de robar sus propios almacenes. El cuartel general se estableció en Leiria el 2 de octubre, y creciendo la perturbacion y las demasías hubiéranse quizá repetido en compendio las escenas deplorables del ejército de Moore, á no haber lord Wellington reprincido el desenfreno con castigos ejemplares y con vedar que los regimientos mas díscolos entrasen en poblado.

El saqueo de Coimbra y sus desórdenes impidieron tambien por su parte al mariscal Massena moverse de aquella ciudad antes del 4, respiro que aprovechó á los ingleses. No obstante acometiendo de repente los enemigos á Leiria, se vieron aquellos al pronto sobrecogidos. Atajados al fin los impetus del francés prosiguieron la retirada los aliados, yendo su derecha por Tomar y Santaren, la izquierda por Alcobaza y Obidos, el centro por Batalha y Riomayor: enviose fuerza portuguesa á guarnecer á Peniche, pequeña

plaza orillas de la mar.

No bien hubo el mariscal Massena salido de Coimbra, cuando el coronel Trant viniendo desde el Vouga Trant a los francon milicia portuguesa, pudo el 7 sorprender en aquella ciudad á los franceses que la custodiaban, coger á los que se habian fortificado en el convento de Santa Clara, apoderarse en una palabra de 5000 hombres contados heridos y enfermos, y asimismo de los depósitos y hospitales. Al siguiente dia llegaron tambien con sus milicianos los gefes Miller y Juan. Wilson, y tomaron, extendiéndose por la línea de comunicacion, 300 hombres mas.

No detuvo á Massena semejante contratiempo, ni tampoco las lluvias que empezaron á ser muy copiosas. En nada reparaba la impetuosidad francesa, y el 9 en Alcoentre vióse sorprendida una brigada de artillería inglesa y hasta perdió sus cañones. Costó mucho recobrarlos. Parecida desgracia ocurrió el 10 á la division de Crawfurd en Alenquer. Alenquer. permaneciendo este general muy descuidado cuando tenia cerca un enemigo tan diligente. El terror fue grande, y aunque se disipó, no por eso dejó de correr la voz de que aquella division habia sido cortada, por la cual temeroso Hill de la suerte de la 2º línea que era la mas importante, se echó atras para cubrirla, y dejó desamparada la primera desde Alhandra á Sobral cosa de dos leguas. Felizmente los enemigos no lo notaron, y antes de la madrugada del 11 tornó Hill á sus anteriores puestos. Infiérese de agui lo poco firme que todavía andaba el ánimo del ejército inglés.

Habia este ido entrando sucesivamente en las líneas de Torres-Vedras, y admirábase no teniendo de ellas las lineas.

cumplida idea. No menos se maravilló al acercarse el mariscal Massena, quien hasta pocos dias antes ni siquiera sabia que existiesen. Ignorancia pasmosa, ya dimanase del sigilo con que se habian construido obras de tal importancia, ya de la falta de secretas correspondencias de los enemigos en el campo aliado.

Massena gastó algunos dias en reconocer y tantear las líneas, se trabaron varias escaramuzas, la mas seria el 14 cerca de Sobral. Fue herido el general inglés Harvey, y en Villafranca mató el

fuego de una cañonera al general francés Saint-Croix.

Massena no las men probabilidad de forzar las líneas, consultó con los otros gefes principales del ejército, y juntos decidieron pedir refuerzos á Napoleon, y reducir en cuanto fuese dado á bloqueo las operaciones. Estableció de consiguiente Massena su cuartel general en Alenquer, situó el cuerpo de Reynier en Villafranca, el de Junot mirando á Sobral, y mantuvo el de Ney en Otta á retaguardia.

Por su parte el ejército de lord Wellington estaba Formidable distribuido asi : la derecha á las órdenes de Hill en fuerza y posicion de Wellington. Alhandra, la izquierda que mandaba Picton en Torres-Vedras, Wellington mismo y Beresford en el centro, el último tenia su cuartel general en Monteagrazo, el primero en Quinta de Peronegro cerca de Enxara de los Caballeros. Fuese el ejército británico reforzando, y cubriéronse sus huecos con tropas de Inglaterra y Cádiz, tambien se le unió de Badajoz antes Unesele con des de acabar octubre el marqués de la Romana con dos divisiones Romadivisiones mandadas por los generales Carrera y Don Cárlos Odonell, que ambas componian unos 8000 hombres.

Juzgó conveniente ademas lord Wellington no solo tener á su disposicion fuerza real y efectiva bien organizada, sino igualmente gran avenida de hombres que aumentasen el número y las apariencias. Asi la milicia cívica de Lisboa, la de la provincia de la Extremadura portuguesa y sus ordenanzas se metieron en el recinto de las líneas, pues alli podian ser útiles y representar aventajado papel. Creció tanto la gente que al rematar octubre recibian raciones dentro de dichas líneas 130,000 hombres de los que 70,000 pertenecian á cuerpos regulares y dispuestos á obrar activamente : guardaban casi todos los castillos y fuertes de la primera y segunda línea la milicia y artillería portuguesas, la tercera que era la última y mas reducida la tropa de marina inglesa.

Tan enorme masa de gente abrigada en estancias tan formidables teniendo á su espaida el espacioso y seguro puerto de Lísboa, y con el apoyo y los socorros que prestaban el inmenso poder maritimo y la riqueza de la gran Bretaña ofrece á la memoria de los hombres un caso de los mas estupendos que recuerdan los anales militares del mundo. ¡Qué recursos asistian al dominador de Francia para

superar tantos y tantos impedimentos!

Por de fuera de las líneas no descuidó Wellington el que se hostilizase al enemigo. La milicia del norte bien al énemigé de Portugal le punzaba por la espalda y se comunicaba con Peniche, hácia donde se destacó un batallon

Moléstase tamfuera de las it-

español de tropas ligeras y un cuerpo de caballería inglesa, tambien sostenidos por una columna volante que salia de Torres-Vedras á hacer sus excursiones, y por el pueblo de Obidos en estado de defensa. Del otro lado maniobraba la milicia de la Beira Baja, dándose la mano con la del norte y apoyada por Don Cárlos España que con una columna móvil habia pasado el Tajo y obraba la vuelta de Abrantes, villa esta en poder de los aliados y fortificada. De suerte que los franceses estaban metidos como en una red, costándoles mucho avituallarse y formar almacenes.

En la lejanía dañábales igualmente el continuo pelear de los partidarios españoles de Leon, Castilla y non de los franprovincias Vascongadas que dificultaban los convoyes y socorros, é interrumpian la correspondencia con Francia. No menos los desfavoreció la guerra que por las alas hacian las tropas españolas, ya en la frontera de Galicia, ya en Asturias y tambien en Extremadura.

De las primeras Galicia, aunque libre, ceñia sus operaciones á hacer de cuando en cuando correrías hasta el Orbigo y el Esla, de donde segun ya quedó apuntado solian los enemigos arrojar á los nuestros obligándolos á replegarse á los puertos de Manzanal y Fuencebadon y aun al Vierzo. El general Mahy continuaba mandando como antes aquel ejército, cuyas fuerzas apenas llegaban á 12,000 hombres y pocos caballos, todo no muy arreglado. Y ¡cosa de admirar! los gallegos que se habian esmerado tanto en defender sus propios hogares, mostráronse perezosos en cooperar fuera de su suelo en triunfo de la buena causa. Mas esto pendió mucho aquí como en las demas partes, de las autoridades y no de reprensible falta en el carácter de los habitantes. Aquellas por lo general eran flojas y adolecian de los vicios de los gobiernos anteriores, careciendo de la prevision y bien entendida energía que da la ciencia práctica del gobierno.

Las operaciones pues del general Mahy fueron muy limitadas. Ocuparon sin embargo sus tropas por dos veces á Leon, é inquietaron con frecuencia y a veces con ventaja a los franceses. Distinguiéronse en semejantes reencuentros los oficiales superiores Meneses y Evia. Diósele despues á Mahy el mando de las tropas de Asturias, para que reuniendo este al que ya tenia, se procediese mas de concierto. Al fin autorizósele tambien con la capitanía general de Galicia, y se creyó de este modo que poniendo en una mano la supremacía militar del distrito y la de las fuerzas activas de ambas provincias, tomarian los movimientos de la guerra rumbo mas fijo. Mahy en consecuencia y para obrar de acuerdo con la junta de Galicia, y hacer que de un solo centro partiesen las providencias convenientes, pasó á la Coruña en 2 de setiembre, y dejó en su lugar al frente del ejército á Don Francisco Taboada y Gil que vimos en Sanabria. Colocó este general las tropas en Manzanal y Fuencebadon con puestos destacados sobre las avenidas de la Puebla de Sanabria por un lado, y por otro sobre Asturias via de las Bávias. Formose asimismo una columna volante de 2000 hombres al mando del coronel Mascareñas que particularmente maniobraba hacia Leon, la cual desbarató algunas tropas del enemigo en la Robla, antes de acabar octubre, y en San Felix de Orbigo al empezar noviembre. Tambien el 26 de aquel mes en Tábara Don Manuel de Nava sorprendió á los franceses y les hizo algunos prisioneros. Mas el único beneficio que de tales operaciones resultó, ciñóse á obligar al enemigo á que mantuviese fuerzas bastantes en las riberas del Orbigo y del Esla.

Mahy no alcanzó nada importante con su ida á la Coruña. Habian traido alli fusiles de Inglaterra y otros auxilios, de que no se sacó gran fruto. Las autoridades discurrian, es cierto, mucho entre sí, y aun ideaban planes, pero casi todos ellos ó no llegaron á plantearse ó se frustraron. Hombre de sanas intenciones, escaseaba Mahy de nervio y de aquella voluntad firme que imprime en

la mente de los demas respeto y sumision.

Dejamos en abril las tropas de Asturias colocadas en la Navia y en el pais montuoso que sigue casi la misma línea. Las primeras se componian de la division de Galicia, y las mandaba Don Juan Moscoso: las otras que eran las asturianas Don Pedro de la Bárcena, á quien se habia, agregado con su cuerpo franco Don Juan Diaz Porlier. Atacó Moscoso el 17 de mayo en Luarca á los franceses. Por desgracia nuestras tropas flaquearon, y con pérdida volvieron á ocupar su primera línea. A Bárcena acometido al mismo tiempo sucedióle igual fracaso. Conservóse integro el cuerpo de Porlier que en seguida se situó en el puente de Salime á la derecha de Moscoso.

Se retiró á poco este del principado, cuyo mando supremo militar confirió la regencia de Cádiz á Don Ulises Albergotti, hombre muy anciano é incapaz de desempeñar encargo que en aquel tiempo requeria gran diligencia. El nuevo general permaneció en Navia, y alli en 5 de julio acometiéronle los franceses penetrando por el lado de Trelles. Estaba Albergotti desprevenido, y con el sobresalto no paró hasta Meyra en Galicia. Los enemigos extendieron sus correrías á Castropol, límite de aquel reino y de Asturias. Dos dias antes, el 3, Bárcena, que habia avanzado hácia Salas, tambien fue atacado y se recogió á la Pola de Allande.

Mahy entonces, como general en gefe de todas las fuerzas de Galicia y Asturias, quiso poner remedio á tan repetidas desgracias,

hijas las mas de descuidado en algunos gefes y de mala inteligencia entre ellos, y meditó un plan para desembarazar de enemigos el principado. Envió pues 600 hombres que reforzasen la division gallega, mandó que esta partiese á Salime y comunicase con Bárcena, y ademas destacó del grueso del ejército de Galicia que estaba en el Vierzo un trozo de 1500 hombres al cargo de Don Estevan Porlier, el cual cruzando el puerto de Leitariegos debia obrar mancomunadamente con las fuerzas de Asturias. Al propio tiempo el otro Porlier (Don Juan Diaz) estaba destinado á llamar con la infantería de su cuerpo franco la de Porlier por la atencion de los franceses del lado de Santander, embarcándose á este propósito en Ribadeo á bordo y escoltado de cinco fragatas inglesas.

Semejante plan habria podido realizarse con buen éxito, si Mahy usando de su autoridad hubiera hecho que todos los gefes concurriesen prontamente á un mismo fin. Porlier dió la vela de Ribadeo, dirigiendo la expedicion marítima el conmodoro inglés Roberto Mends. Amagaron los aliados varios puntos de la costa, y tomaron tierra en Santoña, puerto que bien fortificado hubiera sido en el norte de España un abrigo tan inexpugnable, como lo eran en el mediodia las plazas de Gibraltar y Cádiz. Tal deseo asistia á Porlier, pero su expedicion puramente marítima, no llevaba consigo los medios necesarios para fortificar y poner en estado de defensa un sitio cualquiera de la marina. Desembarcó sin embargo en varios parages ademas de Santoña, cogió 200 prisioneros, desmanteló las baterías de la costa, alistó en sus banderas bastantes mozos del pais ocupado, y felizmente tornó á la Coruña con la expedicion el 22 de julio.

Repitió este activo é infatigable gefe otra tentativa del mismo género el 3 de agosto, y aportó á la ensenada de Cuevas entre Llanes y Ribadesella. Dirigióse á Potes, deshizo en las montañas de Santander algunas partidas enemigas, y retrocediendo á Asturias obró de consuno con Don Salvador Escandon y otros gefes de guerrillas que lidiaban al oriente del principado.

Barcena por su parte tambien avanzó, y el 15 de agosto tuvo en Linares de Cornellana un reencuentro con los franceses. Siguiéronse otros, y parecia que pronto se veria Oviedo libre de enemigos, favoreciendo las empresas de la tropa reglada las alarmas de varios concejos, nombre que como dijimos se daba al paisanage armado de la provincia. Pero no fue asi : cuando unos gefes avanzaban se retiraban otros, y nunca se llevó á cabo un plan bien concertado de campaña. Teníase sí en sobresalto al enemigo, forzábasele á conservar en aquellas partes considerable número de gente, mas la guerra yendo al mismo són en el principado de Asturias que en la frontera de Galicia, no reportó las ventajas que se hubieran sacado con mayor union y vigor en las autoridades y ciertos caudillos.

Fue importante, si no siempre tavorable en sus resultas, la asistencia que dió Extremadura á la campaña de Portugal, pues por lo menos se entretuvo el cuerpo del mariscal Mortier, y se impidió que metiéndose en el Alentejo quitase á Lisboa los auxilios que aquel territorio suministraba.

Dimos cuenta hasta entrado julio de las operaciones mas principales del ejército de dicha provincia de Extremadura que se llamaba de la izquierda. Privado este del apoyo del general Hill habia puesto lord Wellington en manos del general en gefe marqués de la Romana la plaza de Campomayor y enviádole á mediados de agosto

una brigada portuguesa á las órdenes de Madden.

Aun sin tales arrimos continuaban las tropas de Extremadura incomodando con mayor ó menor ventura al enemigo. Ya al retirarse Reynier le siguieron la huella los soldados de Don Cárlos Odonell, cogieron á los que se rezagaban, y el 31 de julio el gefe España se apoderó de 100 hombres que guardaban una torre y casa fuerte sita en la confluencia del Almonte y Tajo, cerca de donde se divisan los famosos restos del puente romano de Alconétar, que el vulgo apellida de Mantible, nombre célebre en algunas historias españolas de caballería. Mas por este lado hubo la desgracia que en Alburquerque con la caida de un rayo se volase casi al mismo tiempo que en Almeida un almacen de pólvora, accidente que causó daños y ruinas.

La guerra que hasta aqui habia hecho el ejército de Extremadura no dejó de ser prudente y acomodada á las circunstancias y á la calidad de sus tropas, si bien se quejaban todos de la indolencia y dejadez del general en gefe. Y asi mas bien que por premeditado plan de este dirigiéronse las operaciones segun el valor ó el buen sentido de los generales subalternos, los cuales evitaban grandes choques, y solo parcialmente hostigaban al enemigo, y le traian en continuo movimiento. Quiso Romana en agosto probar por sí fortuna y dar á la campaña nuevo impulso y mayor ensanche. En consecuencia saliendo de Badajoz el 5 se unió á las divisiones de los generales Ballesteros y la Carrera que se hallaban en Salvatierra, netriera en Can- ambas á las órdenes de Don Gabriel de Mendizabal y

juntos se adelantaron recogiéndose atras á Llerena los franceses que habia en Zafra. Aguardaron estos en las alturas de Villagarcía y los nuestros se colocaron en las de Cantaelgallo separadas de las primeras por un valle. Los enemigos atacaron el 11, y valiéndose de diestras maniobras, estuvieron próximos á envolver á los infantes españoles, si la Carrera con la caballería no los hubiera sacado de tan mal paso Portóse asimismo con habilidad y honra la artillería. Se retiró Romana á Almendralejo, y los franceses volvieron á Zafra.

No pasaron por entonces mas adelante, porque como en aquella guerra tenian a un tiempo que acudir á tantas partes, luego que

en una triunfaban, los llamaba á otra algun suceso desagradable ó inesperado. Verificóse particularmente en Extremadura este trasiego, este continuado ir y venir, distrayendo la atencion de las tropas de Mortier, ya las ocurrencias del condado de Niebla, ya las de Ronda ú otros lugares.

Despues de lo que aconteció en Cantaelgallo fueron reforzadas las tropas españolas con los ginetes del general Butron que ocupaban otros sitios y con los portugueses ya indicados, al mando de Madden. Quietos los franceses y aun replegados de nuevo, avanzó Butron á Monasterio, y se colocó la Carrera con su division de caballería y la artillería volante en Fuente de Cantos. Vinieron los enemigos sobre ellos el 15 de setiembre en número de 13,000 infantes y 1800 caballos. Butron se incorporó á Carrera, y ambas pelearon bien, hasta que oprimidos por la superioridad enemiga empezaron á retirarse. Los franceses tenian oculta parte de su tropa, casi á espaldas de los nuestros, y cargando de improviso, introdujeron desórden, y se apoderaron de algunos cañones. Mayor hubiera sido la desgracia de los españoles á no haber acudido pronto en su favor el inglés Madden apostado con los portugueses en Calzadilla, quien contuvo á los ginetes franceses y aun los escarmentó. El general Butron tambien despues en Azuaga les cogió 100 hombres. Paráronse los nuestros en Almendralejo, y los enemigos no pasaron de Zafra y de los Santos de Maymona.

Prosiguió de este modo la guerra sin ningun considerable empeño, y Romana saliendo, como hemos dicho, para Lisboa, se juntó en octubre con el ejército inglés. Determinacion que tomó de propia autoridad, y no de acuerdo con el gobierno supremo. Cierto es que no hubiera obtenido Romana la aprobacion de aquel á haberle consultado; pues claro era que las tropas que llevó consigo, hacian mas falta para cubrir la Extremadura española y aun para impedir la entrada de los franceses en el Alentejo, que en las líneas de Torres-Vedras abundantemente provistas de gente y de medios de defensa. Antes de partir nombró Romana para que le reemplazase en el mando en gefe á Don Gabriel de Mendizabal, puso á Badajoz como si estuviera amagado de sitio, y mandó que la junta y demas autoridades se trasladasen á Valencia de Alcántara.

Tenia inmediata correlacion con las operaciones del ejército de Extremadura la guerra que se hacia en el condado de Niebla, en la serranía de Ronda y en otros lugares de la Andalucía.

Se daba desde Cádiz pábulo á semejante lucha por medio de auxilios y de algunas expediciones marítimas.

Lacy A Reputation de medio de auxilios y de algunas expediciones marítimas.

Lacy A Reputation de junio compuesta de 3189 hombres de buenas tropas á las órdenes del general Don Luis Lacy, dirigió su rumbo á Algesiras, en donde desembarcó. Tenia por objete dicha empresa fomentar la insurreccion de la serranta

de Ronda, adoptando un plan que constantemente mantuviese alli la guerra. El que proponia Lacy, siguiendo en parte los pensamientos del general Serrano Valdenebro comandante de la sierra, se presentaba como el mas adecuado, y consistia en establecer de mar á mar, quedando Gibraltar á la espalda, una línea de puntos fortificados que abrigasen respectivamente ambos flancos cuando se obrase ya en uno ó ya en otro de ellos. Se habilitaban tambien en lo interior de la sierra varios castillejos, antiguos vestigios de los moros, colocados los mas en parages casi inaccesibles. El ejército habia de obrar no en masa sino en trozos, reuniéndose solo en determinadas ocasiones; y se dejaba á cargo del paisanage guarnecer los castillos, y suplir con reclutas las bajas del ejército en Cádiz. Mas para realizar este plan, necesitábase tiempo, y no era probable que los franceses se descuidasen y permitiesen el que se llevára á efecto.

Lacy luego que hubo desembarcado se encaminó á Gausin, desde donde quiso acercarse á Ronda. En esta ciudad se habian los franceses fortalecido en el antiguo castillo, y formado varios atrincheramientos: tomar uno y otro á viva fuerza no era maniobra fácil ni pronta, principalmente conservando los enemigos en Grazalema una columna móvil.

Limitose pues Lacy á hacer algunos movimientos, y á contener a veces los impetus del enemigo. Le ayudaban los partidarios favorecidos del conocimiento que tenian del terreno, siendo los de mas nombre Don José de Aguilar, Don Juan Becerra y Don José Valdivia. Tambien los ingleses, de acuerdo con el general español, enviaron al este de la sierra 800 hombres que sirviesen de apoyo en cualquiera desman.

Inquietos los franceses con la expedicion, y persuadidos de que si se mantenia firme en los montes de Ronda, desasosegaria continuamente las fuerzas que sitiaban á Cádiz, y aun las de Sevilla y Málaga, diéronse priesa á frustrar tales intentos. Y asi al paso que el general Girard buscaba á Lacy hacia el frente, destacó el mariscal Victor tropas del 1er cuerpo por el lado de poniente, y Sebastiani otras del 4º por el de levante. De manera que temeroso Don Luis Lacy de ser envuelto se trasladó á la fuerte posicion de Casares, embarcándose despues en Estepona y Marbella. Tomó á poco tierra en Algeciras, y tornando á San Roque se corrió otra vez á la banda de Marbella, á fin de alentar y socorrer la guarnicion de aquel castillo que bajo el mando de Don Rafael Cevallos Escalera burló diversas tentativas que para ocuparle hizo el enemigo. Don Francisco Javier Abadía comandante de San Roque, aunque asistido de escasa fuerza, cooperó igualmente á los movimientos de Lacy, y llamó por Algeciras la atención de los franceses.

Pero al fin agolpándose estos en gran número á la sierra, se reembarcó la expedicion, ó regresó á Cádiz el 22 de julio. No se sacaron de ella mas ventajas que la de molestar á los enemigos, y divertirlos de otras operaciones, particularmente de las que intentaba en Extremadura tan conexas con las de Portugal. Poca ó mala inteligencia entre las tropas de línea y los paisanos desfavoreció la empresa. Para aquellas habia oscura gloria y mucho trabajo en la guerra de partidarios, única que convenia en la sierra: no asi para los otros habituados á tales peleas, y cuya ambicion de fama estaba satisfecha con que se pregonasen sus hazañas en el ejido de sus pueblos.

Ni un mes se pasó sin que el mismo Don Luis Lacy Al Condado de con otra expedicion saliese de Cádiz llevando rumbo Niebla. opuesto al anterior de Ronda, esto es, al condado de situacion de esta Niebla. En dicha comarca proseguia el general Copons entreteniendo al enemigo que bajo el mando del duque de Aremberg hacia con una columna móvil excursiones en el pais, y le molestaba. La junta de Sevilla contribuia desde Ayamonte al buen éxito de las operaciones de Copons, y oportunamente formó de la isla llamada Canela en el Guadiana un lugar de depósito resguardado de los ataques repentinos del enemigo. En breve aquel terreno, antes arenoso y desierto, se convirtió en una poblacion donde se albergaron muchas familias, refugiándose á veces los habitantes de aldeas enteras y villas invadidas. Construyéronse alli barracas, almacenes, pozos, hornos, y se fabricaron en sus talleres monturas, cartuchos y otros petrechos de gurerra. Al fin fortificaronse tambien sus avenidas, de manera que se hizo el punto casi inexpugnable.

Constaba la expedicion de Lacy de unos 3000 hombres, y escoltábala fuerza sutil española é inglesa al mando la primera de Don Francisco Maurelle y la segunda al del capitan Jorge Cockburn. Desembarcó la gente el 23 de agosto á dos leguas de la barra de Huelva entre las Torres del Oro y de la Arenilla. La fuerza sutil se metió por la ria que forman á su embocadero las corrientes del Odiel y el Tinto, con propósito de ayudar la evolucion de tierra, y atacar por agua á Moguer. En este sitio tenian los franceses 500 infantes y 100 caballos que sorprendidos se retiraron, no asistiendo mayor dicha á otros tantos que corrieron á su socorro de San Juan del Puerto.

Copons al desembarcar Lacy se hallaba en Castillejos, 12 leguas distante, y habiéndose por desgracia retardado el pliego que le anunciaba el arribo, no pudo acudir á la costa con la puntualidad deseada, malográndose asi el coger entre dos fuegos á los franceses que estaban avanzados. Vino Copons sin embargo á Niebla y se puso luego en comunicacion con Lacy. Los pueblos recibieron á este con el júbilo mas colmado, y fiados en su apoyo dieron á los enemigos terrible caza. Pero no teniendo otra mira la expedicion de Don Luis Lacy sino la de divertir al francés de

Extremadura, en tanto que el ejército de Romana tambien por su lado se movia, miró aquel general como concluido su encargo luego que le amenazaron superiores fuerzas, y de consiguiente se reembarcó el 26 del mismo agosto. Desagradó en el condado lo rápido de la excursion, y muchos pensaron que sin comprometer su gente hubiera podido Lacy permanecer alli mas tiempo, y maniobrar en union con el general Copons. Desamparados los pueblos padecieron nuevas molestias del enemigo, en especial Moguer que se habia declarado y tomado parte desembozadamente. Quiso en seguida Lacy acometer á Sanlúcar de Barrameda; pero los franceses ya sobre aviso frustráronle el proyecto.

operactones de Cadiz el mismo general, estimulado por el gobierno y de acuerdo con él y los otros gefes, verificó el 29 de setiembre una salida camino del puente de Suazo, consiguiendo con ella destruir algunas obras del enemigo. siendo esta la sola operacion digna de mentarse que hasta finalizar el presente año de 1810 practicaron en la isla gaditana las tropas

de tierra.

Pudieron las de mar haber tenido ocasion de señalarse, á no estorbárselo tiempos contrarios. El mariscal Soult, convencido de que para cualquiera empresa contra Cádiz y la isla de Puerza sutil de los enemigos. Leon, si habia de ser fructuosa, era indispensable fuerza sutil, ideó que se construyesen buques al caso en Sanlúcar y en Sevilla. Para ello valióse de barcos de aquellos puertos, ordenó una tala en los montes inmediatos, y recibió de Francia carpinteros, marinos y calafates. En octubre, dispuesta ya una flotilla, se trasladó en persona á Sanlúcar dicho mariscal, á fin de presenciar desde la costa la dificultosa travesia que tenian que emprender los referidos buques desde la boca del Guadalquivir hasta lo interior de la bahía de Cádiz. Empezóse á poner en obra el proyecto en la noche del 31 pasando la flotilla por entre los bajos de punta Candor, y atracando siempre á la costa. Se componia en todo de unos 26 cañoneros: dos bararon, nueve se metieron la misma noche en el puerto de Santa María, y los otros anclaron en Rota, de donde, aprovechando vientos frescos y favorables, se juntaron á los que habian ya entrado, sin que les hubiese sido dable impedirlo á las fuerzas de mar anglo-españolas. Pero de nada sirvió á los franceses suceso en su entender tan dichoso. En balde despues quisieron que su flotilla doblase la punta del Trocadero, en balde trasladaron por tierra los barcos á Puerto Real. Durante el sitio ya no se menearon de alli, obligandolos a permanecer quedos las superiores y mejor marineras fuerzas de los aliados.

No por eso dejaron los franceses de perfeccionar las obras de tierra, y de establecer una cadena de fuertes que se dilataba desde la entrada de la bahía hasta Chiclana, por cuya parte y en ema batería inmediata al cerro de Santa Ana, perdieron muerto de una granada al distinguido general de artillería Senarmont.

Los aliados tampoco se mantuvieron ociosos. Mejoraron cada vez mas las fortificaciones, y las tropas aliados en cadis se engrosaron y adquirieron buena disciplina. De las inglesas se contaron en julio 8500 hombres; volviéronse á reducir á 5000 por los refuerzos que se enviaron á Portugal; mas antes de fines de año crecieron otra vez á 7000 con gente que llegó de Sicilia y Gibraltar. Las tropas españolas de línea pasaban de 18,000 hombres. Don Joaquin Blake continuó á su cabeza hasta 23 de julio, en cuyo tiempo se trasfirió á Murcia, extendiéndose su mando, conforme apuntamos, á las divisiones existentes en aquel reino, las cuales formaban con las de la isla de Leon el ejército llamado del centro.

Llegado que hubo el general Blake'á su nuevo destino, restableció paz y armonía que andaba escasa entre algunos gefes. El ejército se habia aumentado a punto que poco antes enviara á Cádiz una division de 4000 hombres al mando del general Vigodet. Blake llegó el 2 de agosto, y la fuerza disponible era de unos 14,000 soldados, 2000 de caballería.

Al rededor de este ejército revoloteaban, por decirlo asi, muchos partidarios, en especial del lado de Jaen y de Granada. Entre los primeros sobresalian los nombrados Uribe, Alcalde y Moreno puestos á las órdenes del comandante Bielsa, entre los otros el coronel Don José de Villalobos.

Cuando Blake se incorporó al ejército se hallaba este repartido en Murcia, Elche, Alicante, Cartagena y pueblos de los contornos: algunos batallones estaban destacados en la Mancha, sierra de Segura y frontera de Granada, en donde permanecia la caballería, extendiéndose hasta cerca de Huéscar.

Fijó la idea de Blake la atencion de los franceses, y Sebastiani se didesde luego resolvió Sebastiani hacer otra excursion rise à Murcia. la vuelta de Murcia, lisonjeándose que de ella saldria tan airoso como la vez primera, y aun tambien de que disiparia como humo el ejército de los españoles.

Informado Blake de los intentos del enemigo preparóse á recibirle. Agrupó sucesivamente en la huerta Blake. de Murcia sus tropas, y las colocó de esta manera: la 5ª division al mando del brigadier Creagh ocupó la derecha en Añora; detras guarnecia un batallon el monasterio de Gerónimos, teniendo apostaderos por la izquierda hasta el rio; delante se plantaron cuatro piezas de artillería. Alojábase la izquierda del ejército en el lugar de Don Juan, y la componia la 3ª division del cargo del brigadier Sanz, teniendo un destacamento por su siniestro costado. Enlazábase esta posicion con la del centro por medio de un molino aspillerado y de una batería circular colocada en donde una de las acequias mayores se distribuye en dos atageas. Dicho centro, que

cubria la 1º division al mando del general Elío, estaba cerca de Alcántara en la Puebla.

Dispúsose ademas la inundacion de la huerta; medio oportuno pero no del todo hacedero, ya por no ser nunca, y menos en aquella estacion, muy caudaloso el Segura, ya tambien porque aun en caso de una rápida avenida, las obras alli practicadas, estanlo en términos que solo sirven para sangrar el rio, y no para favorecer estragos: como construidas con el único objeto de dar á los campos el necesario y fecundante beneficio del riego. Sin embargo se inundaron los caminos y una faja de bancales por la orilla, amparando lo demas de la Huerta sus naranjos y sus cidros, sus limoneros y moreras, en fin toda su intrincada y lozana frondosidad.

Siguióse en esto y en lo de armar al paisanage la conducta del obispo Don Luis Belluga en la guerra de sucesion. Ahora como entonces acudieron todos los partidos, hasta el de Orihuela aunque perteneciente á Valencia, y se distribuyeron en compañías y secciones incorporándose al ejército. Manifestaron los paisanos grande entusiasmo y mucha docilidad; perfecta armonía reinó entre ellos y los soldados. Blake declarando á Murcia amenazada de inmediato ataque, la sometió al solo y puro gobierno militar, providencia que las autoridadés respetaron, y que en aquel lance obedecieron con gusto.

En el intermedio se habia ido acercando el general Sebastiani, y echádose atras nuestra caballería á las órdenes de Don Manuel Freire, que sustentó con destreza varios reencuentros. Segun los enemigos se aproximaban daban aviso de todos sus pasos al general Blake los alcaldes de los pueblos y muchos particulares con rara puntualidad, llegando á su colmo la diligencia de todos. Los franceses aparecieron el 28 de agosto en Lebrilla á 4 leguas de Murcia, y nuestros ginetes se situaron en Espinardo con puestos avanzados sobre el rio Segura. El partidario Villalobos, que habia acompañado á Freire, se colocó en Molina.

Luego que el general Sebastiani llegó á Lebrilla hizo varios reconocimientos; y arredrado del modo con que los nuestros le aguardaban, se apartó del intento de penetrar en Murcia, y en la noche del 29 al 30 se replegó á Totana. Hostilizáronle en la retirada los paisanos, particularmente los de Lorca; y en esta ciudad y en otros pueblos cometió el francés mil tropelías. Bien le vino á este no insistir en la empresa proyectada, pues á haber padecido descalabro como era probable en los laberintos de la huerta de Murcia toda su gente hubiera sido muy maltratada, ya por los habitantes de este reino, ya por los de Granada, cuyos ánimos se encrespaban acechando la ocasion de escarmentar á sus opresores. Haberse expuesto á tal riesgo y cansado inútilmente la tropa con marchas y contramarchas de mas de cien leguas en estacion tan calurosa, fueron los frutos que reportó Sebastiani

de una expedicion que de antemano habia pregonado como fácil.

Entre los que empezaron en el reino de Granada á levantar cabeza durante la ausencia del general francés, señalóse el alcalde de Otivar, de nombre Fernandez, quien en el reino de Granada. entró en Almuñecar y Motril, y aun se apoderó de sus castillos. Estas y otras empresas que propagaron la llama de la insurreccion por las sierras y por varios pueblos de la costa, á pesar de algunos amigos y parciales que tuvieron alli los enemigos, impulsó á los ingleses á dar cierto apovo á aquellos movimientos. Decidiéronse sobre todo á atacar á Málaga, guarida enton-Expedicion conces de corsarios, y en cuyo puerto tambien fondeaba tra Fuengirolo y una flotilla enemiga de lanchas cañoneras. Al efecto se preparó en Ceuta una expedicion de 2500 hombres españoles é ingleses á las órdenes de lord Blayney, la cual dió la vela el 13 de octubre con direccion á Fuengirola. Empezaron luego los aliados á embestir este castillo guarnecido por 150 polacos con esperanza de que asi llamarian hácia aquel punto las fuerzas enemigas, y podrian reembarcándose caer repentinamente sobre Malaga que se veria desprovista de gente. Pero dándose lord Blayney torpe maña, en vez de sorprender á sus contrarios, él fue, por decirlo asi, el sorprendido acometiéndole de improviso el general Sebastiani con 5000 hombres. Al querer retirarse fue dicho lord cogido prisionero, y las tropas inglesas volvieron en confusion á sus barcos; solo un regimiento español, el imperial de Toledo, único de los nuestros

El ruido de semejantes acontecimientos y el deseo de ensanchar los límites de su territorio, estimularon al Granada. General Blake á avanzar á la frontera de Granada, habiéndose ocupado todo aquel tiempo desde agosto en mejorar la disciplina de su ejército y en adiestrarle, como igualmente en asegurar sus estancias de Murcia. Envió asimismo á la Mancha con un trozo de 300 caballos á Don Vicente Osorio, queriendo extraer granos de aquella provincia para la manutencion de su ejército. Las partidas si bien fomentadas por Blake en todas partes, fuéronlo en especial del lado de Jaen, en donde Don Antonio Calvache sucedió á Bielsa en el mando de ellas. Mas los enemigos persiguiendo de cerca al nuevo gefe, despues de haber quemado casi toda la villa de Segura, le mataron el 24 de octubre en Villacarrillo.

que alli iba, tornó á bordo sin pérdida y en buena ordenanza.

Don Joaquin Blake, reuniendo sus tropas distribuidas por la mayor parte, sin contar las de las plazas, en Murcia, Caravaca y Lorca, se puso el 2 de noviembre sobre Cúllar: movimiento hecho á las calladas y del que los franceses estaban ignorantes. Dejó Blake 2000 hombres en dicho Cúllar, y á las doce de la mañana del 3 se colocó con 7000, de los que unos 1000 eran de caballería en las lomas que dominan la hoya de Baza, y que lame el rio Guadalquiton.

Los enemigos ténian en el llano una division de caballería que acaudillaba el general Milhaud, asistida de artillería volante: ademas habian situado de 2 á 3000 infantes en las inmediaciones de la ciudad bajo la guia del general Rey. No acudió alli Sebastiani hasta despues de concluida la accion que ahora iba á trabarse.

Empezó esta á las dos de la tarde, desembocando la caballería Accion de Baza, española á las órdenes de Don Manuel Freire por el de noviembre. camino real que de Cúllar va á Baza. Nuestros ginetes tiraron por la derecha, y formaron en batalla en dos líneas, sosteniendo sus costados artillería y guerrillas de fusileros. Los enemigos ciaron hácia sus peones, y entonces el general Blake dejando apostados en las lomas la mitad de sus infantes, se adelantó con los otros y 3 piezas en 4 columnas cerradas, repartidas en ambos lados del camino.

Nuestros caballos proseguian confiadamente su marcha; mas al querer efectuar un movimiento se embarazaron algunos, y el enemigo descargando sobre ellos con impetuoso arranque los desordenó lastimosamente. Tras su ruina vino la de los infantes que habian avanzado, y solo consiguieron unos y otros rehacerse al abrigo de las tropas que habian quedado en las lomas. El enemigo no persistió mucho en el alcance. Quedaron en el campo 5 piezas; y se perdieron entre muertos, heridos y prisioneros 1000 hombres. De los franceses muy pocos.

Descalabro fue el de Baza que causó desmayo y contuvo en cierto modo el vuelo de la insurreccion de aquellas comarcas. Adverso era en esto de batallar el hado de Don Joaquin Blake, y vituperable su empeño en buscar las acciones que fuesen campales antes que limitarse á parciales sorpresas y hostigamientos. No permaneció despues largo espacio al frente de aquel ejército, llamado

á desempeñar cargo de mayor alteza.

Por lo demas y en medio de reveses y contratiempos la tenacidad española, la serie innumerable de combates en tantos puntos y á la vez, fatigaban á los franceses, y su ejército de las Andalucias no gozó en todo el año de 1810 de mucha mayor ventura que la que tenian los de las otras provincias. Y si bien ordenadas batallas no menguaban extremadamente las filas enemigas, aniquilábanse aqui, como en lo demas del reino, en marchas y contramarchas, y en apostaderos y guerra de montaña.

Provincias de letaluña, y aun lo que restaba libre de la de Aragon,
hubieran obrando unidas entorpecido muy mucho los intentos del
enemigo, siendo entre ellas tanto mas necesaria buena hermandad,
euanto para sojuzgarlas estaban de concierto el 3º y el 1º cuerpo
francés. Pero la multiplicidad de autoridades, su diversa condicion,
los obstáculos mismos que nacian de la naturaleza de la actual

guerra estorbaban completa concordia y adecuada combinacion. Por fortuna los caudillos enemigos, aunque no menos interesados en aunarse, y aqui mas que en otras partes, á duras penas lo conseguian, no ya por las rivalidades personales que á veces se suscitaban, sino principalmente por lo dificultoso de acudir al cumplimiento de un plan convenido.

En Valencia Don José Caro mas bien que en la Valencia. guerra pensaba en ir adelante con sus desafueros. Dejó que se perdiesen Lérida, Mequinenza y hasta el castillo de Morella, sin dar señales de oponerse al enemigo ni siguiera de distraerle. Al fin viendo Caro que se aproximaban los franceses, y que la voz pública se acedaba contra tan culpable abandono, mandó a Don Juan Odonojú, prisionero en la batalla de Maria y ahora libre, que se adelantase con 4000 hombres. El 24 de junio arrojaron estos de Villabona á los enemigos que se abrigaron á Morella, delante de cuvo pueblo se trabó morella y Albeel 25 un choque muy vivo retirándose despues los nuestros en vista de haberse reforzado los contrarios. Por segunda vez avanzó en julio el mismo Odonojú, y aun llegó el 16 á intimar la rendicion al castillo de Morella, pero revolviendo sobre él prontamente el general Mont-Marie, le obligó á alejarse y causóle en Albocaser un descalabro.

No habia Don José Caro tomado parte personalmente en ninguna de semejantes refriegas, hasta que retira.

en agosto pidiendo su cooperacion el general de Cataluña para aliviar á Tortosa amenazada de sitio, se movió aquel por la costa lentamente y mas tarde de lo que conviniera. Llevó consigo 10,000 hombres de línea y otros tantos paisanos, y se situó en Benicarló y San Mateo. El general Suchet vino por Calig á su encuentro con diez batallones y tambien con artillería y caballería. Caro no le aguardó, replegándose despues de ligeras escaramuzas á Alcalá de Gisbert, y de alli el 16 de agosto á Castellon de la Plana y Murviedro. No retrocedió en desórden el ejército valenciano, si bien su gefe Don José Caro dió el triste y criminal ejemplo de ser de los primeros y aun de los pocos que desaparecieron del campo. Zahirióle por ello agriamente su hermano Don Juan, hombre ligero pero arrojado, de quien hablamos allá en Cataluña.

Con la conducta que en esta ocasion mostró el general de Valencia se acreció el odio contra su persona, y lo que aun es peor menospreciósele en gran manera. Se descubrieron asimismo tramas que urdia y proscripciones que intentaba, propalándose en el público sus proyectos con tintas que entenebrecian el cuadro. Temeroso por tanto se escabulló disfrazado de fraile (trage harto extraño para un general), y pasó luego á Mallorca, sin cuya precaucion hubiera tal vez sido blanco de las iras del pueblo.

Sucedióle inmediatamente en el mando Don Luis de Bassecourt que estaba á la cabeza de una division volante en Cuenca, hombre que si bien alabancioso al dar sus partes y no de grande capacidad, aventajábase en valor y otras prendas á su antecesor, procurando tambien con mayor ahinco acordar sus operaciones con los generales de los demas distritos, en especial con los de Aragon y Cataluña.

En este principado hacíase la guerra con otra efi-Cataluña. cacia y obstinacion que en Valencia: merced al celo Su congreso. de su congreso y á la pronta diligencia y esmero de su Odopell. general Don Enrique Odonell. Luego que en 17 de julio estuvo reunida aquella corporacion, tomó varias resoluciones, algunas bastantemente acertadas. En la milicia acomodó los alistamientos á la índole de los naturales, imponiendo solo la obligacion de un enganche de dos años, con facultad de gozar cada seis meses de una licencia de 15 dias. Sin embargo los catalanes tan dispuestos á pelear como somatenes, repugnaban á tal punto el servicio de tropa reglada que tuvo su congreso que establecer comisiones militares para castigar á los desertores, y aun á los distritos que no aprontasen su contingente. Recaudáronse con mayor regularidad los impuestos y se realizó, á pesar de lo exhausto que ya estaba el pais, un empréstito de medio millon de duros. Aplicáronse á los hospitales los productos que antes percibia la curia romana y ahora los obispos por dispensas y otras gracias ó exenciones. El alma de muchas de estas providencias era el mismo Don Enrique Odonell, quien puso ademas particular conato en adestrar sus tropas, en inculcar en ellas emulacion y buen ánimo, y tambien en mejorar la instruccion de los oficiales.

Por su parte el mariscal Macdonald apenas podia ocuparse en otras operaciones que en las de avituallar á Barcelona: los convoyes de mar estaban interrumpidos, y los de tierra escasos y lentos tenian con frecuencia que repetirse y ser escoltados con la mayor parte del ejército si no se queria que fuesen presa de los somatenes y de las tropas españolas. Macdonald trató en un principio de grangearse las voluntades de los habitantes, contrastando su porte con la ferocidad del mariscal Augereau, que habia, por decirlo asi, guarnecido las orillas de algunos caminos con patibulos y cadáveres. Estaban los ánimos sobradamente lastimados de ambas partes, para que pudiesen olvidarse antiguas y recíprocas ofensas. Asi no surtieron grande efecto las buenas intenciones y aun medidas del mariscal Macdonald, acabando tambien él mismo por adoptar á veces resoluciones rigorosas.

Convoyes que liera à Barcelona.

En junio y poco despues de tomar el mando, acompañó no sin tropiezos un convoy á Barcelona. Volvió
despues á Gerona, y preparóse á conducir otro en mediados de julio á la misma ciudad. Odonell trató de estorbarlo y destacó á

Granollers 6500 infantes y 700 caballos unidos á 2500 paisanos bajo las órdenes de Don Miguel Iranzo. Trabóse un reñido choque entre los nuestros y los franceses, pero mientras tanto pasó á la deshilada el convoy y se metió en Barcelona.

Dolióse mucho Odonell del malogro de aquella Ejército español empresa, y no faltó quien lo atribuyese á desmaño del general que en Granollers mandaba. El plan que Odonell habia resuelto seguir en Cataluña pareció el mas acertado. Evitando batallas generales, queria por medio de columnas volantes sorprender los destacamentos enemigos, interceptar ó molestar sus convoyes y aniquilar asi sucesivamente la fuerza de aquellos. Por tanto el ejército español de Cataluña que segun dijimos constaba en julio de unos 22,000 hombres, sin contar somatenes ni guerrilleros, estaba colocado al principiar agosto del modo siguiente : la 1º division ocupaba las orillas del Llobregat y observaba á Barcelona, estando tambien fortificada la montaña de Montserrat : la 2º acampaba en Falset y no perdia de vista á Suchet que, como poco hace apuntamos, intentaba sitiar á Tortosa: parte de la 3º cubria en Esterri las avenidas del valle de Aran; la reserva distribuida en dos trozos, mantenia uno en el Coll de Alba próximo á Tortosa y el otro en Arbeca y Borjas blancas para enfrenar la guarnicion de Lérida. Un cuerpo de húsares y tropas ligeras se alojaban en Olot y acechaban las comarcas de Besalú y Bañolas; varios guerrilleros recorrian la demas tierra aprovechándose todos de las ocasiones que se presentaban para desvanecer los intentos del enemigo é incomodarle continuamente. El cuartel general permanecia en Tarragona desde donde Odonell gobernaba las maniobras mas notables, tomando á veces en ellas parte muy principal. Con esta distribucion creyó el general de Cataluña que vigilando las plazas y puntos mas señalados, llevaria á cumplido efecto su plan, y que el ejército francés se rehundiria poco á poco y en combates parciales.

Si en todo no se llenaron los deseos de Don Enrique Odonell, se lograron en parte. El mariscal Macdonald, afanado siempre con el abastecimiento de Barcelona, no pudo desde el segundo convoy que metió alli en julio pensar en cosa importante, sino en preparar otro tercero que consiguió introducir el 12 de agosto. Entonces mas libre resolvió, aunque todavía en balde, favorecer directamente las operaciones del general Suchet.

No desistia este general del indicado propósito de Intenta Suchet sitiar á Tortosa, lo que dió ocasion á varios combates sitiar à Tortosa. y reencuentros, algunos ya referidos, con las tropas españolas de Cataluña, Aragon y Valencia, que precedieron á la formalizacion del cerco, ligándose de parte de los franceses las mas de las operaciones, aun las lejanas de aquel principado, con tan primario objeto, por lo que á una y en el mejor órden que nos sea posible, si bien brevemente, daremos de ellas cuenta.

Suchet para emprender el sitio estableció en Maquinenza un depósito de municiones de guerra y boca: trasportarlas de alli á Tortosa era grande dificultad. Ofrecia el Ebro comunicación por agua, pero interrumpida en partes con varias cejas ó bajos, solo se podian estos salvar en las crecidas, y rara vez en los tiempos secos del estío. Del lado de tierra era aun mas trabajoso y aun impracticable el tránsito, encallejonándose los caminos que van desde Caspe á Mequinenza entre montañas cada vez mas escarpadas segun avanzan á Mora, las Armas, Jerta y Tortosa; por lo que ya en 21 de julio empezaron los franceses á componer uno antiguo de ruedas, cuyos rastros al parecer se conservaban del tiempo de la guerra de sucesion. Suchet, antes de que la ruta se concluyese, fue arrimando fuerzas á la plaza.

En los primeros dias de julio la division que mandaba el general Habert dirigióse partiendo de cerca de Lérida por la izquierda del Ebro, y llegó á García estando pronto á caer sobre Tivenys y Tortosa. Poco antes salió de Alcañiz la division de Laval, y despues de haberse movido la vuelta de Valencia, retrocedió y se colocó el 3 de julio á la derecha del Ebro, delante del puente de Tortosa, prolongando su derecha á Amposta, y destacando tropas que observasen el Cenia, siendo esta division ó parte de ella la que tuvo que habérselas con los valencianos en los combates parciales acaecidos alli por este tiempo y ya relatados. Suchet mantuvo á su lado la brigada del general Paris, y sentó el 7 sus reales en Mora, dándose la mano con los dos generales Laval y Habert, y echando para la comunicacion de ambas orillas del Ebro dos puentes, sin que sus soldados consiguiesen, como lo intentaron, quemar el de barcas de Tortosa.

La guarnicion de esta plaza hizo desde el principio varias salidas é incomodó á Laval que se atrincheraba en su campo. Igualmente parte de la division española que se alojaba en Falset atacó con vigor los puestos enemigos en Tivisa, y el 15 toda ella teniendo al frente al marqués de Campoverde, rechazó una acometida de los enemigos y aun siguió el alcance.

Eran tales maniobras precursoras de otras que ideaba Odonell quien el 29 acometió en persona al general Habert. No pudo el español desalojar de Tivisa á su contrario, mas el 1º de agosto se metió en Tortosa y dispuso para el 3 una salida contra Laval. La mandaba Don Isidero Uriarte, y embistiendo los nuestros intrépidamente al enemigo, le rechazaron al principio y destruyeron varias de sus obras. La poblacion servió de mucho, pues llena de entusiasmo auxiliaba á los combatientes aun en los parages en que habia peligro con abundantes refrescos, y aliviaba á los heridos con prontos y acomedados socerros. Reforzades al cabo los franceses tuvieron los españoles que recogerse á la plaza, dejando al-

gunos prisioneros, entre ellos al coronel Don José María Torrijos. Semejantes operaciones hubieran sido mas cumplidas, si Don José Caro con quien se contaba, no hubiese por su parte procedido, segun hemos visto, tarde y malamente.

Tambien Don Enrique Odonell se vió obligado á retroceder en breve à Tarragona, adonde le llama- donald à Tarraban otros cuidados. El mariscal Macdonald, despues gona. de haber introducido en Barcelona el convoy mencionado de agosto, se adelantó via de Tarragona ya para cercar si podia esta plaza, ya para coadyuvar en caso contrario al asedio de Tortosa. Desistió de lo primero falto de almacenes, y escasos los víveres en aquella comarca, cuyos granos de antemano recogiera Odonell. Este ademas se apostó de suerte que guarecido de ser atacado con buen éxito, trató de reducir á hambre el cuerpo de Macdonald situado desde el 18 de agosto en Reus y sus contornos. Frustrósele el 21 al mariscal francés un reconocimiento que tentó del lado de Tarragona escarmentándole los nuestros en la altura de la Canonja. Para evitar mayor desastre retiróse Macdonald el 25 de Reus, pidiendo antes la exorbitante contribucion de 136,000 duros, é imponiendo otra tambien muy pesada sobre géneros ingleses y ultramarinos.

El camino que tomó fue el de Lérida para abocarse en esta ciudad con el general Suchet, y desde Alcover dirigiéndose á Montblanc, pasaron sus tropas por el estrecho que tropleza. de la Riva. Aqui las detuvo por su frente la division que mandaba el brigadier Georget, que de antemano habia dispuesto Odonell viniese de hácia Urgel en donde estaba. Al mismo tiempo Don Pedro Sarsfield las atacó por flanco y retaguardia en las alturas de Picamuxons y Coll de las Molas, maniobrando á la izquierda varias partidas. Los enemigos con tan impensado ataque y las asperezas del camino se vieron muy comprometidos, pero siendo numerosas sus fuerzas alcanzaron por último forzar el paso y ganar las cumbres, ayudándoles mucho una salida que hizo á espaldas de Georget la guarnicion de Lérida. Con todo perdieron los franceses unos 400 hombres entre muertos y heridos y 150 prisioneros.

Llegado á Lérida el mariscal Macdonald se avistó Avistase en Lérida el 29 con el general Suchet que ya le aguardaba. Conde da con Suchet vinieron ambos en limitar ahora sus operaciones al sitio de Tortosa, emprendiéndole el último por sí y con sus propios medios, al paso que el primero debia protegerle con tal que tuviese víveres, los que le suministró Suchet en cuanto le fue dable. Entonces creyó este que podria obrar activamente y apoderarse en breve de Tortosa, sobre todo habiendo empezado á acercar á la plaza, favorecido de una crecida del Ebro, piezas de grueso calibre. Pero sus esperanzas no estaban todavía próximas á realizarse.

El ejército francés de Cataluña continuó siempre escaso de

Macdonald incomodado siempre por los espa-

campales.

granos y embarazado para menearse á pesar de los grandes esfuerzos de Suchet y de Macdonald, pues las partidas, la oposicion de los pueblos, la cuidadosa diligencia de Odonell y sus movimientos desbarataban ó detenian los planes mas bien combinados. Se colocó en los primeros dias de setiembre en Cervera el mariscal Macdonald : y el general español vislumbró desde luego que su enemigo tomaba aquellas estancias para cubrir las operaciones de Suchet, amenazar por retaguardia la línea del Llobregat, y enseñorearse de considerable extension de pais que le facilitase subsistencias. Prontamente determinó Odonell suscitar al francés nuevos estorbos, continuando en su primer propósito de esquivar batallas

Nada le pareció para conseguirlo tan oportuno como atacar los puestos que el enemigo tenia á retaguardia, cuyos soldados se juzgaban seguros fuera del alcance del ejército español, y bastante fuertes y bien situados para resistir á las partidas. Odonell firme en su resolucion ordenó que se embarcasen en Tarragona pertrechos, artillería y algunas tropas, yendo todo convoyado por cuatro faluchos y dos fragatas, una inglesa y otra española. Partió él en persona el 6 de setiembre por tierra poniéndose en Villafranca al frente de la division de Campoverde que de intento habia mandado venir alli. En seguida dirigióse hácia Esparraguera, colocó fuerzas que observasen al mariscal Macdonald, y otras que atendiesen á Barcelona, y uniendo á su tropa la caballería de la division de Georget, prosiguió su ruta por San Culgat, Mataró y Pineda. Salió de aqui el 12, envió por la costa á Don Honorato de Fleyres con dos batallones y 60 caballos, y él se encaminó á Tordera. Marchó Fleyres contra Palamos y San Feliú de Guijols, v Odonell, despues de enviar exploradores hácia Hostalrich y Gerona, avanzó a Vidreras. Para obrar con rapidez tomó el último consigo, al almanecer del 14, el regimiento de caballería de Numancia, 60 húsares y 100 infantes que fueron tan de priesa, que las ocho horas de camino que se cuentan de Vidreras á La Bisbal. las anduvieron en poco mas de cuatro. Siguió detras y mas despacio el regimiento de infantería de Iberia, situándose Campoverde con lo demas de la division en el valle de Aro, á manera de cuerpo de reserva.

Luego que Odonell llegó enfrente de La Bisbal ocupó sorpresa glo-riosa de La Bis-todas las avenidas, y dióse tal maña que no solo cogió piquetes de coraceros que patrullaban y un cuerpo de 130 hombres que venia de socorro, sino que en la misma noche del 14 obligó á capitular al general Schwartz con toda su gente que juntos se habian encerrado en un antiguo castillo del pueblo. Desgraciadamente queriendo poco antes reconocer por sí Odonell dicho fuerte, con objeto de quemar sus puertas, fue herido de gravedad en la pierna derecha, cuyo accidente enturbió la comun

alegría.

Fleyres afortunado en su empresa se apoderó de San T de Varios pun-Feliú de Guijols, y el teniente coronel Don Tadeo Aldea, de Palamós, teniendo este la gloria de haber subido el primero al asalto. Entre ambos puntos el de La Bisbal y otros de la
costa tomaron los españoles 1200 prisioneros, sin contar al general
Schwartz y 60 oficiales, habiendo tambien cogido 17 piezas. Mereció mas adelante Don Enrique Odonell por expedicion tan bien dirigida y acabada el título de conde de La Bisbal.

Posteriormente á este suceso creció la guerra contra Guerra en el Amlos franceses en el norte de Cataluña. Don Juan Clapurdan, rós los molestaba hácia Figueras y el coronel Don Luis Creeft con los húsares de San Narciso por Besalú y Bañolas. Marchó á Puigcerda el marqués de Campoverde, acosó un trozo de enemigos hasta Montluis y exigió contribuciones en la misma Cerdaña francesa, de donde revolviendo sobre Calaf, estrechó de aquel lado al mariscal Macdonald al paso que el brigadier Georget le observaba por Igualada.

El baron de Eroles, que ya se habia distinguido en el sitio de Gerona, se encargó despues de Campoverde del mando de los distritos del norte de Cataluña bajo el título de comandante general de las tropas y gente armada del Ampurdan. Empezó luego a hacer grave daño a los enemigos, y al promediar de octubre les apresó un convoy cerca de la Junquera, acometiéndolos el 21 con ventaja en su campamento de Lladó.

El propio dia junto a Cardona hizo asimismo frente el marqués de Campoverde a las tropas del mariscal Macdonald. Vinieron estas de hácia Solsona, cuya catedral habian quemado pocos dias antes, y encontrando resistencia tornaron á sus anteriores puestos: con la noche tambien se recogieron los españoles á Cardona.

No eran decisivas ni á veces de importancia las mas de dichas acciones ni otras refriegas que omitimos; pero con ellas embarazábanse los franceses, y se retardaban sus operaciones, renovándose la escasez de víveres, y creciendo la dificultad de su recoleccion.

Motivo por el que volvió Barcelona á dar á los enemigos fundados temores. Dos meses eran ya corridos despues de la entrada en la plaza del último socorro, y los apuros se reproducian en su recinto. Se esperaba el alivio de un convoy que partiera de Francia; mas como no bastaban para custodiarle las fuerzas que regia en el Ampurdan el general D'Hilliers, tuvo Macdonald que ir en noviembre camino de Gerona para conducir salvo dicho convoy hasta la capital del principado.

Asi el cerco de Tortosa, suspendido en los meses de setiembre y

No adelantan los enemigos en el sitio de Tor-

octubre, continuó del mismo modo durante el noviembre. No habia aquella interrupcion pendido solamente de las razones que estorbaron al mariscal Macdonald cooperar á aquel objeto, segun habia ofrecido,

sino tambien de los obstáculos que se presentaron al general Suchet, nacidos unos de la naturaleza, otros del hombre. Los primeros parecian vencidos con las lluvias del equinoccio que empezaron á hinchar el Ebro, y con lo que se adelantaba en el camino de ruedas arriba indicado; no asi los segundos que llevaban traza de crecer en lugar de allanarse.

Resueltos sin embargo los franceses á proseguir en Conveyes que su intento habian tratado ya en setiembre de envier desde Mequinenza convoyes por agua, y de asegurar el tránsito haciendo el 17 pasar de Flix á la otra orilla del Ebro un batallon napolitano. El baron de La Barre, que mandaba una division española en Falset (punto que los nuestros volvie-Los atacan los españoles. ron á ocupar luego que Macdonald en agosto se dirigió á Lérida), destacó un trozo de gente á las órdenes del teniente coronel Villa contra el mencionado batallon, al cual este gefe sorprendió y cogió entero. Afortunadamente para los franceses el convoy que debió partir, retardó su salida, escaso todavía de agua el rio Ebro, sin lo cual hubiera aquel tenido la misma suerte que los napolitanos. No solo en este sino tambien en otros lances prosiguió el baron de La Barre incomodando al enemigo lo largo de aquella orilla.

Por la derecha desempeñaron igual faena los ara-Carvajal en Aragoneses. Gobernábalos en gefe desde agosto Don José María de Carvajal, á quien la regencia de Cádiz habia nombrado con objeto de que obedeciesen á una sola mano las diversas partidas y cuerpos que recorrian aquel reino. Pensamiento loable; pero cuya ejecucion se encomendó á hombre de limitada capacidad. Carvajal paró solo mientes en lo accesorio del mando, y descuidó lo mas principal. Estableció en Teruel grande aparato de oficinas, con poca prevision almacenes, y dió ostentosas proclamas. En vez de ayudar embarazaba á los gefes subalternos, y mostrábase quisquilloso con sus puntas de zelos.

Villacampa in-

Importunaba mas que á los otros á Don Pedro Villacampa, como quien descollaba sobre todos. Este caudillo sin embargo continuando infatigable la guerra, cogió el 6 de setiembre en Andorra un destacamento enemigo, y al siguiente dia en las Cuevas de Cañart

Las Cuevas. un convoy con 136 soldados y 3 oficiales. El coronel Plicque que le mandaba logró escaparse, achacándose á Carvajal la culpa por haber retenido lejos, so pretexto de revista, parte de las tropas. Desazonado Suchet con tales pérdidas envió de Mora para ahuyentar á Villacampa alguna fuerza á las órdenes del general Ha-

fatigable en guer-

Andorra

bert, que reunido á los coroneles Plicque y Kliski que estaban hácia Alcañiz, obligó al español á enmarañarse en las sierras.

Mas pasado un mes volviendo Villacampa á avanzar resolvió de nuevo Suchet que le atacasen sus tropas, y destacó á Klopicki del bloqueo de Tortosa con 7 batallones y 400 caballos. Villacampa retrocedió, y Carvajal evacuó á Teruel, donde entraron los franceses el 30. Siguieron estos de cerca á los españoles, y en la mañana siguiente alcanzaron su retaguardia mas allá de la quebrada de Alventosa, y cogieron 6 piezas, varios caballos y carros de municiones.

Klopicki creyó con esto haber dispersado del todo á los españoles; pero luego se desengañó, quedando en pie la mayor parte de la fuerza del general Villacampa. Por lo mismo trató de aniquilarla, y se encontr ó con ella apostada el 12 de noviembre en las alturas inmediatas al santuario de la Fuen Santa, espaldas de Villel. Don Pedro Villacampa tenia unos 3000 hombres, manteniéndose Carvajal con alguna gente en Cuervo, á una legua del campo de batalla. La posicion española era fuerte aunque algo prolongada, y la defendieron los nuestros dos horas porfiadamente, hasta que la izquierda fue envuelta y atropellada. Perecieron de los españoles unos 200 hombres, ahogándose bastantes en el Guadalaviar al cruzar el puente de Libros, que con el peso se hundió.

Klopicki tornó despues al sitio de Tortosa, y dejó á Kliski con 1200 hombres para defender por aquella parte contra Villacampa la orilla derecha del Ebro.

Entre tanto sosteniéndose altas con mayor constan- Nuevos convoyes cia las aguas de este rio, apresuráronse los enemigos para Tortosa. á trasportar lo que exigia el entero complemento del asedio de aquella plaza. Mas no lo ejecutaron sin tropiezos y Combetes parcontratiempos. El 3 de noviembre diecisiete barcas partieron de Mequinenza escoltadas con tropa francesa que las seguian por las márgenes del Ebro : la rapidez de la corriente hizo que aquellas tomasen la delantera. Aprovechóse de tal acaso el teniente coronel Villa puesto en emboscada entre Fallo y Ribaroya, y atacando el convoy cogió varias barcas, salvándose las otras al abrigo de refuerzos que acudieron. No les faltaron tampoco antes de llegar á su destino nuevas refriegas. Lo mismo sucedió el 27 de noviembre à otro convoy, con la diferencia que en este caso las barcas se habian retrasado anticipándose las escoltas : y catalanes en acecho acometieron aquellas, las hicieron barar, y cogieron 70 hombres de la guarnicion de Mequinenza que habian salido á socorrerlas.

Como semejantes tentativas y correrías ó eran proyectadas por la division española alojada en Falset, ó desalojados de
por lo menos las apoyaba, habia ya determinado Suchet, tanto para escarmentarla, cuanto para facilitar la aproxima-

cion del 7º cuerpo, al que siempre aguardaba, atacar á los españoles en aquel puesto. Verificólo así el 19 de noviembre por medio del general Habert, quien no obstante una viva resistencia de los nuestros, regidos por el baron de La Barre, se enseñoreó del campo, y cogió 300 prisioneros, de cuyo número fue el general García Navarro, si bien luego consiguió escaparse.

Don Luis de Bassecourt por el lado de Valencia Movimiento de tambien tentó molestar á los franceses, y aun divertirlos del sitio de Tortosa. En la noche del 25 de noviembre partió de Peñíscola la vuelta de Ulldecona con 8000 infantes y 800 caballos, distribuidos en tres columnas: la del centro la mandaba el mismo Bassecourt; la de la derecha que se dirigia camino de Al-Accion de Ulide- canar Don Antonio Porta, y la de la izquierda Don Melcona. chor Alvarez. Al llegar el primero cerca de Ulldecona perdiótiempo aguardando á Porta; pero impaciente ordenó al fin que avanzasen guerrillas de infantería y caballería, y que al oir cierta señal atacasen. Hízose asi, sustentando Bassecourt la acometida por el centro con el grueso de los ginetes, y por los flancos con los peones. Hasta tercera vez insistieron los nuestros en su empeño, en cuya ocasion no descubriéndose todavía ni á Porta, ni á Don Melchor Alvarez, tuvieron que cejar con quebranto, en especial el escuadron de la Reina, cuyo coronel Don José Velarde quedó prisionero. Bassecourt se retiró por escalones y en bastante orden hasta Vinaroz, donde se le juntó Don Antonio Porta. Los franceses vinieron luego encima habiendo juntado todas sus fuerzas el general Musnier que los mandaba, con lo que los nuestros, ya desanimados, se dispersaron. Recogióse Bassecourt á Peñíscola, en donde se volvió á reunir su gente, y llegó noticia de haberse mantenido salva la izquierda que capitaneaba Don Melchor Albarez, ya que no acudiese con puntualidad al sitio que se le señalára. Corta fue de ambos lados la pérdida; los prisioneros por el nuestro bastantes, aunque despues se fugaron muchos. Achacóse en parte la culpa de este descalabro á la lentitud de Porta: otros pensaron que Bassecourt no habia calculado convenientemente los tropiezos que en la marcha encontrarian las columnas de derecha é izquierda.

Al mismo tiempo que se avanzó hácia Ulldecona, dió la vela de Peñíscola una flotilla con intento de atacar los puestos franceses de la Rápita y los Alfaques; mas estando sobre aviso el general Harispe, que habia sucedido en el mando de la division á Laval, muerto de enfermedad, tomó sus precauciones, y estorbó el desembarco.

Macdonald socorre à Barcelona

Se acercaba en tanto el dia en que Macdonald, despues de largo esperar, ayudase de veras á la completa y se acorca à Tor- formalizacion del sitio de Tortosa. Permitióselo el haber podido meter en Barcelona el convoy que insinuamos fue á buscar via del Ampurdan. Aseguradas de este modo por algun tiempo las subsistencias en dicha plaza, dejó en ella 6000 hombres; 14,000 á las órdenes del general Baraguey d'Hilliers en Gerona y Figueras, de que la mayor parte quedaba disponible para guerrear en el campo y mantener las comunicaciones con Francia, y con 15,000 restantes marchó el mismo Macdonald la vuelta del Ebro, entrando en Mora el 13 de diciembre. Concertáronse él y Suchet, y sentando este en Jerta su cuartel general, ocupó el otro los puestos que antes cubria la division de Habert, y se dió principio á llevar con rapidez los trabajos del sipormaliza el sitto tio de Tortosa, del que hablaremos en uno de los próximos libros.

A la propia sazon el ejército español de Cataluña, dejando una division que observase el Llobregat, y continuando el Ampurdan al cuidado del baron de Eroles, se colocó en su mayor parte frontero á Macdonald en figura de arco, al rededor de Lent, y apoyada la derecha en Montblanc. Faltóle luego el brazo activo y vigoroso de Don Enrique Odonell, quien debilitado á causa de su herida, empeorada con los cuidados, tuvo que embarcarse para Mallorca antes de acabar diciembre, recayendo el mando interinamente, como mas antiguo, en Don Miguel de Iranzo.

Por la relacion que acabamos de hacer de las operaciones militares de estos meses en Cataluña, Aragon y Valencia, harto enmarañadas, y quizá enojosas por su menudencia, habrá visto el lector como á pesar de haber escaseado en ellas trabazon y concierto fueron para el enemigo incómodas y ominosas; pues desde principio de julio que embistió á Tortosa no pudo hasta diciembre formalizar el sitio. Nuevo ejemplo de lo que son estas guerras. Sesenta mil franceses, no obstante los yerros y la mala inteligencia de nuestros gefes, nada adelantaron por aquella parte durante varios meses en la conquista, estrellándose sus esfuerzos contra el tropel de refriegas, y pertinacia de los pueblos.

En el riñon de España, junto con las provincias Partidas en lo la-Vascongadas y Navarra, se aumentaban las partidas, terior de España. y en este año de 10 llegaron á formar algunas de ellas cuerpos numerosos y mejor disciplinados; pues en tales lides, como decia Fernando del Pulgar, « crece el corazon con las hazañas, y las hac zañas con la gente, y la gente con el interes. » Proseguian tambien alli en algunos parages gobernando las juntas, las cuales, sin asiento fijo, mudaban de morada segun la suerte de las armas, y ya se embreñaban en elevadas sierras, ó ya se guarecian en recónditos yermos. La regencia de Cádiz nombraba á veces generales que tuviesen bajo su mando los diversos guerrilleros de un determinado distrito, ó ensalzaba á los que entre ellos mismos sobresalian, autorizándolos con grados y comandancias superiores. Igualmente envió intendentes ú otros empleados de hacienda que

recaudasen las contribuciones, y llevasen en lo posible la correspondiente cuenta y razon, invirtiéndose los productos en las intenciones de los respectivos territorios. Y si no se estableció en todas partes entero y cumplido órden, incompatible con las circunstancias y á presencia del enemigo, por lo menos adoptóse un género de gobernacion que, aunque llevaba visos de solo concertado desórden, remedió ciertos males, evitó otros, y mantuvo siempre viva la llama de la insurreccion.

No poco por su lado contribuian los franceses al propio fin. Sus extorsiones pasaban la raya de lo hostigoso é inicuo. Vivian en general de pesadísimas derramas y de escandaloso pillage, cuyos excesos producian en los pueblos venganzas, y estas crueles y sanguinarias medidas del enemigo. Los alcaldes de los pueblos, los curas párrocos, los sugetos distinguidos, sin reparar en edad ni aun en sexo, tenian que responder de la tranquilidad pública, y con frecuencia, so pretexto de que conservaban relaciones con los partidarios, se les metia en duras prisiones, se les extrañaba á Francia, ó eran atropelladamente arcabuceados. ¡Qué pábulo no daban tales arbitrariedades y demasías al acrecentamiento de las guerrillas!

Asaltados por ellas en todos lugares tuvieron los enemigos que establecer de trecho en trecho puestos fortificados, valiéndose de antiguos castillos de moros, ó de conventos y casas-palacios. Por este medio aseguraban sus caminos militares, la línea de sus operaciones, y formaban depósitos de víveres y aprestos de guerra. Su dominio no se extendia generalmente fuera del recinto fortalecido, teniendo á veces que oir mal de su grado y sin poder estorbarlo las jácaras patrióticas que en su derredor venian á entonar con los habitantes los atrevidos partidarios.

Al viajante presentaban por lo comun aquellos caminos triste y desoladora vista: pueblos desiertos, arruinados, continua soledad que interrumpian de tarde en tarde escoltados convoyes, ó la aparicion de los puestos franceses, cuyos soldados recelosamente salian de entre sus empalizadas. Resultas precisas, pero lastimosas, de tan cruda y bárbara guerra.

Conservar de este modo las comunicaciones exigia de los franceses suma vigilancia y mucha gente. Así en las provincias, de que vamos hablando, nada menos contaban que unos 70,000 hombres, 24,000 en Madrid, y lo restante de Castilla la Nueva. En la Vieja, ademas de Segovia y Avila, y de otros puntos de inmediato enlace con las operaciones de Portugal y Asturias, habia en Valladolid de 6 à 7000 hombres, y 10,000 en Burgos, Soria y sus contornos. 7000 se esparcian por Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y 22,000 se alojaban en Navarra. Distribuíase toda esta gente en columnas moviles, ó se juntaba, segun los casos, en cuerpos mas numerosos y compactos.

En orden a los partidarios, causadores de tanto afan, no nos es

dado hacer de todos particular especificación, y menos de sus hechos, como agena de una historia general. Subia á 200 la cuenta de los caudillos mas conocidos, apareciendo y desapareciendo otros muchos con las oleadas de los sucesos.

Los que andaban cerca de los ejércitos en la circunferencia peninsular, y de que ya hemos hablado, permanecian mas fijos en sus respectivos lugares, como dependientes de cuerpos reglados. Los que ahora nos ocupan, si bien de preferencia tenian, digámoslo asi, determinada vivienda, trasladábanse de una provincia á otra al són de las alternativas y vueltas de la guerra, ó segun el cebo que ofrecia alguna lucrativa ó gloriosa empresa.

En Andalucía, aparte de las guerrillas nombradas y que recorrian las sierras de Granada y Ronda, diéronse á conocer bastante las de Don Pedro Zaldivia, Don Juan Marmol y Don Juan Lorenzo Rey, habiendo una que apellidaron del Mantequero metidose en el barrio de Triana un dia de los del mes de setiembre con gran sobresalto de los franceses de Sevilla.

Continuaban en la Mancha haciendo sus excursiones
Francisquete y los ya insinuados en otro libro. Oyéronse ahora los nombres de Don Miguel Diaz y de Don Juan Antonio Orobio, juntamente con los de Don Francisco Abad y Don Manuel Pastrana, el primero bajo el mote de Chaleco, y el último bajo
el de Chambergo. Usanza esta general entre el vulgo, no olvidada
ahora con caudillos que por la mayor parte salian de las honradas
pero humildes clases del pueblo.

Apareció en la provincia de Toledo Don Juan Palarea médico de Villaluenga, y en la misma murió el famoso partidario Don Ventura Jimenez de resultas de heridas recibidas el 47 de junio en un empeñado choque junto al puente de San Martin. Igual y gloriosa suerte cupo á Don Toribio Bustamante, alias el Caracol, que recorria aquella provincia y la de Extremadura. Tomó las armas despues de la batalla de Rioseco, en donde era administrador de correos, para vengar la muerte de su muger y de un tierno hijo que perecieron á manos de los franceses en el saco de aquella ciudad. Finó el 2 de agosto lidiando en el puerto de Mirabete.

En las cercanías de Madrid hervian las partidas á pesar de las fuerzas respetables que custodiaban la capital; bien es verdad que dentro tenia la causa nacional firmes parciales, y auxilios, y pertrechos, y hasta insignias honoríficas recibian de su adhesion y afecto los caudillos de las guerrillas.

Don Juan Martin (el Empecinado), que por lo comun peleaba en la provincia vecina de Guadalajara, era á quien especialmente se dirigian los envíos y obsequiosos rendimientos. Cuerpos suyos destacados rondaban á menudo no lejos de Madrid, y el 13 de julio hasta se metieron en la Casa de Campo tan inmediata á la capital, y sitio de recreo de José. A tal punto inquietaban estos rebatos á los enemigos, y tanto se multiplicaban que el conde de Laforest, embajador de Napoleon cerca de su hermano. despues de hablar en un pliego escrito en 5 de julio al ministro Champagny de que las « sorpresas que hacian las cuadrillas españolas de los puestos « militares, de los convoyes y correos, eran cada dia mas fre- « cuentes, » añadia, « que en Madrid nadie se podia sin riesgo « alejar de sus tapias. »

Mirando los franceses al Empecinado como principal promovedor de tales acometidas, quisieron destruirle, y ya en la primavera habian destacado contra él á las órdenes del general Hugo una columna volante de 3000 infantes y caballos, en cuyo número habia españoles de los enregimentados por José; pero que comunmente solo sirvieron para engrosar las filas del Empecinado.

El general Hugo, aunque al principio alcanzó ventajas, creyó oportuno para apoyar sus movimientos fortalecer en fines de junio á Brihuega y Sigüenza. No tardó el Empecinado en atacar á esta ciudad, constando ya su fuerza de 600 infantes y 400 caballos. Se agregó á él con 100 hombres Don Francisco de Palafox que vimos antes en Alcañiz, y que luego pasó á Mallorca donde murió. Juntos ambos caudillos obligaron á los franceses á encerrarse en el castillo, y entraron en la ciudad. Abandonáronla pronto. Mas desde entonces el Empecinado no cesó de amenazar á los franceses en todos los puntos, y de molestarlos marchando y contramarchando, y ora se presentaba en Guadalajara, ora delante de Sigüenza, y ora en fin cruzaba el Jarama y ponia en cuidado hasta la misma corte de José.

Serviale de poco á Hugo su diligencia; pues Don Juan Martin si se veia acosado, presto á desparcir su gente, juntábala en otras provincias, é iba hasta las de Burgos y Soria, de donde tambien venian á veces en su ayuda Tapia y Merino.

El 18 de agosto trabó en Cifuentes, partido de Guadalajara, una porfiada refriega, y aunque de resultas tuvo que retirarse, apareció otra vez el 24 en Mirabueno, y sorprendió una columna enemiga cogiéndole bastantes prisioneros. Volvió en 14 de setiembre á empeñar otra accion tambien reñida en el mismo Cifuentes, la cual duró todo el dia, y los franceses despues de poner fuego á la villa se recogieron á Brihuega.

Ascendió en octubre la fuerza del Empecinado á 600 caballos y 1500 infantes, con lo que pudo destacar partidas á Castilla la Vieja y otros lugares, no solo para pelear contra los franceses, sino tambien para someter algunas guerrillas españolas que, so color de patriotismo, oprimian los pueblos y dejaban tranquilos á los enemigos.

No le estorbó esta maniobra hostilizar al general Hugo, y el 18 de octubre escarmentó á algunas de sus tropas en las Cantarillas de

Fuentes, apresando parte de un convoy.

Con tan repetidos ataques desflaquecia la columna del general. Hugo, y menester fue que le enviasen de Madrid refuerzos. Luego que se le juntaron se dirigió á Humanes, y alli en 7 de diciembre escribió al Empecinado ofreciéndole para él y sus soldados servicio y mercedes, bajo el gobierno de José. Replicó el español briosamente y como honrado, de lo cual enfadado Hugo cerró con los nuestros dos dias despues en Cogolludo, teniendo el gefe español que retirarse á Atienza sin que por eso se desalentase; pues á poco se dirigió á Jadraque y recobró varios de sus prisioneros. « Tal « era, dice el general Hugo en sus memorias, la pasmosa actividad « del Empecinado, tal la renovacion y aumento de sus tropas, ta-« les los abundantes socorros que de todas partes le suministraban, « que me veia forzado á ejecutar continuos movimientos. » Y mas adelante concluye con asentar: « Para la completa conquista de la « península se necesitaba acabar con las guerrillas... Pero su des- truccion presentaba la imágen de la hidra fabulosa. » Testimonio imparcial, y que añade nuevas pruebas en favor del raro y exquisito mérito de los españoles en guerra tan extraordinaria y hazañosa.

Don Luis de Bassecourt, conforme apuntamos, mandaba en Cuenca antes de pasará Valencia. Entraron los franceses en aquella ciudad el 17 de junio, y hallándola desamparada cometieron excesos parecidos á los que alli deshonraron sus armas en las anteriores ocupaciones. Quemaron casas, destruyeron muebles y ornamentos, y hasta inquietaron las cenizas de los muertos desenterrando varios cadáveres, en busca, sin duda, de alhajas y soñados tesoros.

Evacuaron luego la ciudad, y en agosto sucedió á Bassecourt en el mando Don José Martinez de San Martin, que tambien de médico se habia convertido en audaz partidario. Recorria la tierra hasta el Tajo, en cuyas orillas escarmentó á veces la columna volante que capitaneaba en Tarancon el coronel francés Forestier.

Cundia igualmente voraz el fuego de la guerra al norte de las sierras de Guadarrama. Sosteníanse los mas de los partidarios en otro libro mencionados, y brotaron otros muchos. De ellos en Segovia Don Juan Abril, en Avila Don Camilo Gomez, en Toro Don Lorenzo Aguilar, y distinguióse en Valladolid la guerrilla de caballería, llamada de Borbon, que acaudillaba Don Tomas Príncipe.

Aqui mostrábase el general Kellermann contra los partidarios tan implacable y severo como antes, portándose á veces ya él ya los subalternos harto sañudamente. Hubo un caso que aventajó á todos en esmerada crueldad. Fue pues que preso el hijo de un latonero de aquella ciudad, de edad de doce años, que llevaba pólvora á las partidas, no queriendo descubrir la persona que le enviaba, aplicáronle fuego lento á las plantas de los pies y á las palmas de las manos para que con el dolor declarase lo que no que-

ria de grado. El niño firme en su propósito no desplegó los labios, y conmoviéronse al ver tanta heroicidad los mismos ejecutores de la pena, mas no sus verdaderos y empedernidos verdugos. ¿Y quién despues de este ejemplo y otros semejantes, solo propios de naciones feroces y de siglos bárbaros, extrañará algunos rigores y

aun actos crueles de los partidarios?

Don Juan Tapia en Palencia, Don Gerónimo Merino en Burgos, Don Bartolomé Amor en la Rioja, y en Soria Don José Joaquin Duran, ya unidos ya separadamente peleaban en sus respectivos territorios, ó batian la campaña en otras provincias. Eligió la junta de Soria á Duran comandante general de su distrito. Siendo brigadier fue hecho prisionero en la accion de Bubierca, y habiéndose luego fugado se mantenia oculto en Cascante, pueblo de su naturaleza. Resolvió dicha junta este nombramiento (que mereció en breve la aprobacion del gobierno) de resultas de un descalabro que el 6 de setiembre padecieron en Yanguas sus partidas, unidas á las de la Rioja. Causóle una columna volante enemiga que regia el general Roguet, quien inhumanamente mandó fusilar 20 soldados españoles prisioneros, despues de haberles hecho creer que les concedia la vida.

Duran se estableció en Berlanga. Su fuerza al principio no era considerable; pero aparentó de manera que el gobernador francés de Soria Duvernet, si bien á la cabeza de 1600 hombres de la guardia imperial, no osó atacarle solo, y pidió auxilio al general Dorsenne residente en Burgos. Por entonces ni uno ni otro se movieron,

y dejaron á Duran tranquilo en Berlanga.

Tampoco pensaba este en hacer tentativa alguna hasta que su gente fuese mas numerosa, y estuviese mejor disciplinada. Pero habiéndosele presentado en diciembre los partidarios Merino y Tapia con 600 hombres, los mas de caballería, no quiso desaprovechar tan buena ocasion, y les propuso atacar á Duvernet, que á la sazon se alojaba con 600 soldados en Calatañazor, camino del Burgo de Osma. Aprobaron Merino y Tapia el pensamiento, y todos convinieron en aguardar á los franceses el 11 á su paso por Torralba. Apareció Duvernet, trabóse la pelea, y ya iba aquel de vencida cuando de repente la caballería de Merino volvió grupa y desamparó á los infantes. Dispersáronse estos, tornaron Tapia y su compañero á sus provincias, y Duran á Berlanga, en donde sin ser molestado continuó hasta finalizar el año de 10, procurando reparar sus pérdidas y mejorar la disciplina.

Santander y tidario Campillo aproximándose unas vecesá Asturias, y otras á Vizcaya, mas siempre con gran detrimento del enemigo. Mereció por ello gran loa, y tambien por ser de aquellos lidiadores que, sirviendo á su patria, nunca despojaron á los

pueblos.

La misma fama adquirió en esta parte Don Juan de Aróstegui que acaudillaba en Vizcaya una partida considerable con el nombre de Bocamorteros. Sonaba en Alava desde principios de año Don Francisco Longa de la Puebla de Arganzon, quien en breve contó bajo su mando unos 500 hombres. Pronto rebulió tàmbien en Guipúzcoa Don Gaspar Jáuregui llamado el Pastor, porque soltó el cayado para empuñar la espada.

Estas provincias Vascongadas así como toda la costa cantábrica, de suma importancia para divertir al enemigo y cortarle en su raiz las comunicaciones, habian costa cantábrica. Ilamado particularmente la atencion del gobierno supremo, y por tanto ademas de las expediciones referidas de Porlier se idearon otras. Fue de ellas la primera una que encomendó la regencia á Don Mariano Renovales. Salió este al efecto de Cádiz, aportó á la Coruña, y hechos los preparativos dió de aqui la vela el 14 de octubre con rumbo al este. Llevaba 1200 españoles y 800 ingleses convoyados por 4 fragatas de la misma nacion y otra de la nuestra con varies buques menores. Mandaba las fuerzas de mar el comodoro Mends.

Fondeó la expedicion en Gijon el 17 á tiempo que Porlier peleaba en los airededores con los franceses; mas no pudiendo Renovales desembarcar hasta el 18, dióse lugar á que los enemigos evacuasen aquella villa, y que Porlier atacado por estos unidos á los de afuera se alejase. Renovales se reembarcó y el 23 surgió en Santoña: vientos contrarios no le permitieron tomar tierra hasta el 28; espacio de tiempo favorable á los franceses, que, acudiendo con fuerzas superiores en auxilio del punto amagado, obligaron á los nuestros a desistir de su intento. Ademas la estacion avanzaba, y se ponia inverniza con anuncios de temporales peligrosos en costa tan brava: por lo mismo pareciendo prudente retroceder á Galicia, aportaron los nuestros á Vivero. Alli arreciando los vientos se perdió la fragata española Magdalena y el bergantin Palomo con la mayor parte de sus tripulaciones. Grande desdicha que si en algo pendió de los malos tiempos, tambien hubo quien la atribuyese á . imprevision y tardanzas.

Causó al principio desasosiego á los franceses esta NATATIFE. ESPOX expedicion que creyeron mas poderosa; pero tranquilizándose despues al verla alejada, pusieron nuevo conato, aunque inútilmente, en despejar el pais de las partidas, perturbándolos en especial Don Francisco Espoz y Mina que sobresalió por su intrepidez y no interrumpidos ataques.

A poco de la desgracia de su sobrino habia allegado bastante gente que todos los dias se aumentaba. Sin aguardar á que fuese muy numerosa, emprendió ya en abril frecuentes acometidas, y prosiguió los meses adelante atajando las escoltas, y combatiendo los alojamientos enemigos. Impacientes estos y enfurecidos del fatigoso pelear determinaron en setiembre destruir á tan arrojado partidario. Valióse para ello el general Reille que mandaba en Navarra de las fuerzas que alli habia y de otras que iban de paso á Portugal, juntando de este modo unos 30,000 hombres.

Mina acosado para evitar al exterminio de su gente, la desparramó por diversos lugares encaminándose parte de ella á Castilla y parte á Aragon. Guardó él consigo algunos hombres; y mas desembarazado no cesó en sus ataques, si bien tuvo luego que correrse á otras provincias. Herido de gravedad tornó despues á Navarra para curarse, creyéndose mas seguro en donde el enemigo mas le buscaba. ¡Tal y tan en su favor era la opinion de los pueblos, tanta la fidelidad de estos!

Antes de ausentarse dió en Aragon nueva forma á sus guerrillas, vueltas á reunir en número de 3000 hombres, y las repartió en tres batallones y un escuadron: confirió el mando de dos de ellos á Curuchaga y á Gorriz gefes dignos de su confianza. La regencia de Cádiz le nombró entonces coronel y comandante general de las guerrillas de Navarra; pues estos caudillos en medio de la independencia de que disfrutaban, hija de las circunstancias y de su posicion, aspiraban todos á que el gobierno supremo confirmase sus grados y aprobase sus hechos, reconociéndole como autoridad soberana y único medio de que se conservase buena armonía y union entre las provincias españolas.

Recobrado Mina de su herida, comenzó al finalizar octubre otras empresas, y su gente recorrió de nuevo los campos de Aragon y Castilla con terrible quebranto de los enemigos. Restituyóse en diciembre á Navarra, atacó á los franceses en Tievas, Monreal y Aibar: y cerrando dichosamente la campaña de 1810 se dispuso á

dar á su nombre en las sucesivas mayor fama y realce.

Júzguese por lo que hemos referido cuantos males no acarrearian las guerrillas al ejército enemigo. Habíalas en cada provincia, en cada comarca, en cada rincon: contaban algunas 2000 y 3000 hombres, la mayor parte 500 y aun 1000. Se agregaron las mas pequeñas á las mas numerosas ó desaparecieron, porque como eran las que por lo general vejaban los pueblos, faltábales la pro-. tección de estos, persiguiéndolas al propio tiempo los otros guerrilleros interesados en su buen nombre y á veces tambien en el aumento de su gente. No hay duda que en ocasiones se originaron daños á los naturales aun de las grandes partidas; pero los mas eran inherentes à este linage de guerra, pudiéndose resueltamente afirmar que sin aquellas hubiera corrido riesgo la causa de la independencia. Tranquilo poseedor el enemigo de extension vasta de pais se hubiera entonces aprovechado de todos sus recursos transitando por él pacíficamente, y dueño de mayores fuerzas ni nuestros ejércitos, por mas valientes que se mostrasen, hubieran podido resistir á la superioridad y disciplina de sus contrarios, ni los aliados

se hubieran mantenido constantes en contribuir á la defensa de una nacion, cuyos habitantes doblaban mansamente la cerviz á la coyunda extrangera.

Tregua ahora á tanto combate, y lanzándonos en el campo no menos vasto de la política, hablemos de lo que precedió á la reunion de córtes, las cuales en breve congregadas, haciendo bambonear el antiguo edificio social, echaron al suelo las partes ruinosas y deformes, y levantaron otro, que si no perfecto, por lo menos se acomodaba mejor al progreso de las luces del siglo, y á los usos, costumbres y membranzas de las primitivas monarquías de España.

Desaficionada la regencia á la institucion de córtes habia postergado el reunirlas, no cumpliendo debidamente con el juramento que habia prestado al instalarse « de contribuir á la celebracion de aquel augusto congreso « en la forma establecida por la suprema junta central, y en el « tiempo designado en el decreto, de creacion de la regencia. » Cierto es que en este decreto, aunque se insistia en la reunion de córtes ya convocadas para el 1º de marzo de 1810, se añadia : « Si « la defensa del reino... lo permitiere. » Cláusula puesta alli para el solo caso de urgencia, ó para diferir cortos dias la instalacion de las córtes; pero que abria ancho espacio á la interpretacion de los que procediesen con mala ó fria voluntad.

Descuidó pues la regencia el cumplimiento de su solempe promesa, y no volvió á mentar ni aun la palabra córtes sino en algunos papeles que circuló á América las mas veces no difundidos en la península, y cortados á traza de entretenimiento para halagar los ánimos de los habitantes de ultramar. Conducta extraña que sobremanera enojó, pues entonces ansiaban los mas la pronta reunion de córtes, considerando á estas como áncora de esperanza en tan deshecha tormenta. Creciendo los clamores públicos se unieron á ellos los de varios diputados de algunas juntas de provincia los cuales residian en Cádiz y trataron de promover legalmente asunto de tanta importancia. Temerosa la regencia de la comun opinion y sabedora de lo que intentaban los referidos diputados, resolvió ganar á todos por la mano, suscitando ella misma la cuestion de córtes, ya que contase deslumbrar asi y dar largas, ó ya que obligada á conceder lo que la generalidad pedia, quisiese aparentar que solo la estimulaba propia voluntad y no ageno impulso. A este fin llamó el 14 de junio á Don Martin de Garay, y le instó á que esclareciese ciertas dudas que ocurrian en el modo de la convocacion de córtes, no hallándose nadie mas bien enterado en la materia que dicho sugeto, secretario general é individuo que habia sido de la junta central.

No por eso desistieron de su intento los diputados de las provincias, y el 17 del propio junio comisionatos de la regencia de las para poner en manos de la regencia de provincia.

•

una exposicion enderezada á recordar la prometida reunion de córtes. Cupo el desempeño de este encargo á Don Guillermo Hualde diputado por Cuenca, y al conde de Toreno (autor de esta historia) que lo era por Leon. Presentáronse ambos, y despues de haber el último, obtenida venia, leido el papel de que eran portadores, alborotóse bastantemente el obispo de Orense, no acostumbrado á oir y menos á recibir consejos. Replicaron los comisionados, y comenzaban unos y otros á agriarse, cuando terciando el general Castaños, amansáronse Huelde y Toreno, y templando tambien el obispo su ira locuaz y apasionada, humanóse al cabo; y asi él como los demas regentes dieron á los diputados una respuesta satisfactoria. Divulgado el suceso, remontó el vuelo la opinion de Cádiz, mayormente habiendo su junta aprobado la exposicion hecha al gobierno, y sostenídola con otra que á su efecto elevó á su conocimiento en el dia siguiente.

Amedrentada la regencia con la fermentacion que reinaba, promulgó el mismo 18 \* un decreto, por el que mandando que se realizasen a la mayor brevedad las elecciones de diputados que no se hubiesen verificado hasta aquel dia, se disponia ademas que en todo el próximo agosto concurriesen los nombrados a la isla de Leon, en donde luego que se hallase la mayor parte, se daria principio a las sesiones. Aunque en su tenor pareoia vago este decreto, no fijándose el dia de la instalacion de córtes, sin embargo la regencia soltaba prendas que no podia recoger, y á nadie era ya dado contrarestar el desencadenado ímpetu de la opinion.

Produjo en Cádiz y seguidamente en toda la monarquía extremo contentamiento semejante providencia, y apresuráronse á nombrar diputados las provincias que aun no lo habian efectuado, y que gozaban de la dicha de no estar imposibilitadas para aquel acto por la ocupacion enemiga. En Cádiz empezaron todos á trabajar en favor del pronto logro de tan deseado objeto.

La regencia por su parte se dedicó á resolver las. Dudas de la re-gencia sobre condudas que, segun arriba insinuamos, ocurrian acerca vocar una segundel modo de constituir las cortes. Fue una de las prida camara. meras la de si se convocaria ó no una cámara de Drivilegiados. En su lugar vimos como la junta central dió antes de disolverse un decreto, llamando bajo el nombre de estamento ó cámara de dignidades á los arzobispos, obispos y grandes del reino; pero tambien entonces vimos como nunca se habia publicado esta determinacion. En la convocatoria general de 1º de enero ni en la instruccion que la acompañaba no habia el gobierno supremo ordenado cosa alguna sobre su posterior resolucion : solo insinuó en una nota que igual convocatoria se ramitiria « á los representantes del brazo « eclesiástico y de la nobleza. » Las juntas no publicaron esta circunstancia, é ignorándola los electores, habian recaido ya algunos de los nombramientos en grandes y en prelados.

Perpleja con eso la regencia empezó a consultar a las corporaciones principales del reino sobre si convendria o no llevar a cumplida ejecucion el decreto de la central acerca del estamento de privilegiados. Para acertar en la materia de poco servia acudir a los hechos de nuestra historia.

Antes que se reuniesen las diversas coronas de Es- Costumbre antipaña en las sienes de un mismo monarca, habia la práctica sido varia, segun los estados y los tiempos. En Castilla desaparecieron del todo los brazos del clero y de la nobleza despues de las córtes celebradas en Toledo en 1538 y 1539. Duraron mas tiempo en Aragon; pero colocada en el solio al principiar el siglo XVIII la estirpe de los Borbones dejaron en breve de congregarse separadamente las córtes en ambos reinos, y solo ya fueron llamadas para la jura de los príncipes de Asturias. Por primera vez se vieron juntas en 1709 las de las coronas de Aragon y Castilla, y asi continuaron hasta las últimas que se tuvieron en 1789; no asistiendo ni aun á estas á pesar de tratarse algun asunto grave sino los diputados de las ciudades. Solo en Navarra proseguia la costumbre de convocar á sus córtes particulares el brazo eclesiástico y el militar, ó sea de la nobleza. Pero ademas de que alli no entraban en el primero exclusivamente los prelados, sino tambien priores, abades y hasta el provisor del obispado de Pamplona; y que del segundo componian parte varios caballeros sin ser grandes ni titulados, no podia servir de norma tan reducido rincon á lo restante del reino, señaladamente hallándose cerca como para contrapuesto ejemplo las provincias Vascongadas, en cuyas juntas del todo populares no se admiten ni aun los clérigos. Ahora habian tambien que examinar la índole de la presente lucha, su orígen y su progreso.

La nobleza y el clero, aunque entraron gustosos en ella, habian obrado antes bien como particulares que como corporaciones, y lo mas elevado de ambas clases, los grandes y los prelados no habian por lo general brillado ni á la cabeza de los ejércitos, ni de los gobiernos, ni de las partidas. Agregábase á esto la tendencia de la nacion desafecta á gerarquías, y en la que reducidos á estrechísimos límites los privilegios de los nobles, todos podian ascender á los puestos mas altos sin excepcion alguna.

Mostrábase en ello tan universal la opinion, que no opinion comun solo la apoyaban los que propendian á ideas demo- en la nacion. Cráticas, mas tambien los enemigos de córtes y de todo gobierno representativo. Los últimos no en verdad como un medio de desórden (habia entonces en España acerca del asunto mejor fé), sino por no contrarestar el modo de pensar de los naturales. Ya en Sevilla en la comision de la junta central encargada de los trabajos

de córtes, los señores Riquelme y Caro, que apuntamos desamaban la reunion de córtes, una vez decidida esta, votaron por una sola cámara indivisa y comun, y el ilustre Jovellanos por dos: Jovellanos acérrimo partidario de córtes y uno de los españoles mas sabios de nuestro tiempo. Los primeros seguian la voz comun: guiaban al último reglas de consumada política, la práctica de Inglaterra y otras naciones. Entre los comisionados de las juntas residentes en Cádiz fue el mas celoso en favor de una sola cámara Don Guillermo Hualde, no obstante ser eclesiástico, dignidad de chantre en la catedral de Cuenca y grande adversario de novedades. Contradicciones frecuentes en tiempos revueltos, pero que nacian aqui, repetimos, de la elevada y orgullosa igualdad que ostenta la jactancia española: manantial de ciertas virtudes, causa á veces de ruinosa insubordinacion.

Consulta la regencia consultó sobre la materia y otras relagencia al consejo tivas á córtes al consejo reunido. La mayoría se conformó en todo con la opinion mas acreditada, y seinclinó
tambien á una sola cámara. Disintieron del dictámen varios individuos del antiguo consejo de Castilla, de cuyo número
duos del antiguo consejo de Castilla, de cuyo número
fueron el decano Don José Colon, el conde del Pilar,
y los señores Riega, Duque Estrada, y Don Sebastian
de Torres. Oposicion que dimanaba, no de adhesion a cámaras,
sino de odio á todo lo que fuese representacion nacional: por lo
que en su voto insistieron particularmente en que se castigase con
severidad á los diputados de las juntas que habian osado pedir la
pronta convocacion de córtes.

Cundió en Cádiz la noticia de la consulta junto con la del dictámen de la minoría, y enfureciéronse los ánimos contra esta, mayormente no habiendo los mas de los firmantes dado al principio del levantamiento en 1808 grandes pruebas de afecto y decision por la causa de la independencia. De consiguiente conturbaronse los disidentes al saber que los tiros disparados en secreto, con esperanza de que se mantendrian ocultos, habian reventado á la luz del dia. Creció su temor cuando la regencia, para fundar sus providencias, determinó que se publicase la consulta y el dictámen particular. No hubo entonces manejo ni súplica que no empleasen los autores del último para alcanzar el que se suspendiese dicha resolucion. Asi sucedió, y tranquilizóse la mente de aquellos hombres, cuyas conciencias no habian escrupulizado en aconsejar á las calladas injustas persecuciones, pero que se estremecian aun de la sombra del peligro. Achaque inherente á la alevosía y á la crueldad, de que muchos de los que firmaron el voto particular dieron tristes ejemplos años adelante, cuando sonó en España la lúgubre y aciaga hora de las venganzas y juicios inicuos.

Consulta del consejo de estado.

Pidió luego la regencia acerca del mismo asunto de
cámaras el parecer del consejo de estado, el cual

convino tambien en que no se convocase la de privilegiados. Votó en favor de este dictámen el marqués de Astorga, no obstante su elevada clase: del mismo fue Don Benito de Hermida adversario en otras materias de cualesquiera novedades. Sostuvo lo contrario Don Martin de Garay, como lo habia hecho en la central, y conforme á la opinion de Jovellanos.

No pudiendo resistir la regencia á la universalidad No so convoca de pareceres decidió que las clases privilegiadas no segunda camara. asistirian por separado á las córtes que iban á congregarse, y que estas se juntarian con arreglo al decreto que habia circulado la central en 10 de enero.

Segun el tenor de este y de la instruccion que le Modo de eleccion. acompañaba, innovábase del todo el antiguo modo de eleccion. Solamente en memoria de lo que antes regia se dejaba que cada ciudad de voto en córtes enviase por esta vez, en representacion suya, un individuo de su ayuntamiento. Se concedia igualmente el mismo derecho á las juntas de provincia como premio de sus desvelos en favor de la independencia nacional. Estas dos clases de diputados no componian ni con mucho la mayoría, pero sí los nombrados por la generalidad de la poblacion conforme al método ahora adoptado. Por cada 50,000 almas se escogia un diputado, y tenian voz para la eleccion los españoles de todas clases avecindados en el territorio, de edad de 25 años, y hombres de casa abierta. Nombrábanse los diputados indirectamente, pasando su eleccion por los tres grados de junta de parroquia, de partido y de provincia. No se requerian para obtener dicho cargo otras condiciones que las exigidas para ser elector y la de ser natural de la provincia, quedando elegido diputado el que saliese de una urna ó vasija en que habian de sortearse los tres sugetos que primero hubiesen reunido la mayoría absoluta de votos. Defectuoso si se quiere este método, ya por ser sobradamente franco, estableciendo una especie de sufragio universal, y ya restricto á causa de la eleccion indirecta, llevaba sin embargo gran ventaja al antiguo ó á lo menos á lo que de este quedaba.

En Castilla hasta entrado el siglo XV hubo córtes numerosas y á las que asistieron muchas villas y ciudades, si bien su concurrencia pendió casi siempre de la voluntad de los reyes y no de un derecho reconocido é inconcuso. A los diputados ó sean procuradores, nombrábanlos los concejos formados de los vecinos, ó ya los ayuntamientos, pues estos, siendo entonces por lo comun de eleccion popular, representaban con mayor verdad la opinion de sus comitentes, que despues cuando se convirtieron sus regidurías, especialmente bajo los Felipes austriacos, en oficios vendibles y enagenables de la corona; medida que, por decirlo de paso, nació mas bien de los apuros del erario que de miras ocultas en la política de los reyes. En Aragon el brazo de las

universidades ó ciudades, y en Valencia y Cataluña el conocido con el nombre de real, constaban de muchos diputados que llevaban la voz de los pueblos. Cuales fuesen los que hubiesen de gozar de semejante derecho ó privilegio no estaba bien determinado, pues segun nos cuentan los cronistas Martel y Blancas solo gobernaba la costumbre. Este modo de representar la generalidad de los ciudadanos, aunque inferior sin duda al de la central, aparecia, repetimos, muy superior al que prevaleció en los siglos XVI y XVII, decayendo sucesivamente las prácticas y usos antiguos, á punto que en las córtes celebradas desde el advenimiento de Felipe V hasta las últimas de 1789 solo se hallaron presentes los caballeros procuradores de 37 villas y ciudades, únicas en que se reconocia este derecho en las dos coronas de Aragon y Castilla. Por lo que con razon asentaba lord Oxford, al principio del siglo XVIII, que aquellas asambleas solo eran ya magni nominis umbra.

Conferíanse ahora á los diputados facultades ambias, pues, ademas de anunciarse en la convocatoria, entre otras cosas, que se llamaba la nacion á córtes generales « para restablecer y mejorar la constitucion fundamental « de la monarquía, » se especificaba en los poderes de los diputados « podian acordar y resolver cuanto se propusiese en las córtes, « asi en razon de los puntos indicados en la real carta convocatoria, « como en otros cualesquiera, con plena, franca, libre y general « facultad, sin que por falta de poder dejasen de hacer cosa alguna, « pues todo el que necesitasen les conferian (los electores) sin ex-« cepcion ni limitacion alguna. »

Llamanse à las côties diputados de las provincias de América y Asia. Otra de las grandes innovaciones fue la de convocar á córtes las provincias de América y Asia. Descubiertos y conquistados aquellos paises á la sazon que en España iban de caida las juntas nacionales, nunca se pensó en llamar á ellas á los que alli moraban. Cosa

por otra parte nada extraña atendiendo a sus diversos usos y costumbres, á sus distintos idiomas, al estado de su civilizacion, y á las ideas que entonces gobernaban en Europa respecto de colonias ó regiones nuevamente descubiertas, pues vemos que en Inglaterra mismo donde nunca cesaron los parlamentos, tampoco en su seno se concedió asiento á los habitadores allende los mares.

Ahora que los tiempos se habian cambiado, y confirmádose solemnemente la igualdad de derechos de todos los españoles, europeos y ultramarinos, menester era que unos y otros concurriesen á un congreso en que iban á decidirse materias de la mayor importancia, tocante á toda la monarquía que entonces se dilataba por el orbe. Requeríalo asi la justicia, requeríalo el interés bien entendido de los habitantes de ambos mundos, y la situacion de la península, que para defender la causa de su propia independencia debia grangear las voluntades de los que residian en aquellos pai-

ses, y de cuya ayuda habia reportado colmados frutos. Lo dificultoso era arreglar en la práctica la declaracion de la igualdad. Regiones extendidas como las de América, con variedad de castas,
con desvío entre estas y preocupaciones, ofrecian en el asunto problemas de no fácil resolucion. Agregábase la falta de estadísticas,
la diferente y confusa division de provincias y distritos, y el tiempo
que se necesitaba para desenmarañar tal laberinto, cuando la
pronta convocacion de córtes no daba vagar, ni para pedir noticias á América, ni para sacar de entre el polvo de los archivos las
mancas y parciales que pudieran averiguarse en Europa.

Por lo mismo la junta central, en el primer decreto que publicó sobre córtes en 22 de mayo de 1809, contentóse con especificar que la comision encargada de preparar los trabajos acerca de la materia viese « la parte que las Américas tendrian en la representa-« cion nacional. » Cuando en enero de 1810 expidió la misma junta de España las convocatorias para el nombramiento de córtes, acordó tambien un decreto en favor de la representacion de América y Asia, limitándose á que fuese supletoria, compuesta de 26 individuos escogidos entre los naturales de aquellos paises residentes en Europa, y hasta tanto que se decidiese el modo mas conveniente de eleccion. No se imprimió este decreto, y solo se mandó insertar un aviso en la Gaceta del mismo 7 de enero, dando cuenta de dicha resolucion, confirmada despues por la circular que al despedirse promulgó la central sobre celebracion de córtes,

No bastaba para satisfacer los deseos de la América tan escasa y ficticia representacion, por lo cual adoptóse igualmente un medio que, si no era tan completo como el decretado para España, se aproximaba al menos á la fuente de donde ha de derivarse toda buena eleccion. Tomóse en ello ejemplo de lo determinado antes por la central, cuando llamó á su seno individuos de los diversos vireinatos y capitanías generales de ultramar, medida que no tavo cumplido efecto á causa de la breve gobernacion de aquel cuerpo. Segun dicho decreto, no publicado sino en junio de 1809, los ayuntamientos despues de nombrar tres individuos debian sortear uno y remitir el nombre del que fuese favorecido por la fortuna al virey ó capitan general, quien, reuniendo los de los candidatos de las diversas provincias, tenia que proceder con el real acuerdo á escoger tres y en seguida sortearlos, quedando elegido para individuo de la junta central el primero que saliese de la urna. Asi se ve que el número de los nombrados se limitaba á uno solo por cada vireinato ó capitanía general.

Conservando en el primer grado el mismo método de eleccion, habia dado la regencia en 14 de febrero mayor ensanche al nombramiento de diputados á córtes. Los ayuntamientos elegian en sus provincias sus representantes, sin necesidad de acudir á la aprobacion ó escogimiento de las autoridades superiores, de manera

que, en vez de un solo diputado por cada vireinato ó capitanía general, se nombraron tantos cuantas eran las provincias, con lo que no dejó de ser bastante numerosa la diputacion americana que poco á poco fue aportando á Cádiz, aun de los paises mas remotos, y compuso parte muy principal de aquellas córtes.

No estorbó esto que, aguardando la llegada de los diputados propietarios, se llevase á efecto en Cádiz el nombramiento de suplentes, asi respecto de las provincias de ultramar como tambien de las de España, cuyos representantes no hubiesen todavía acudido impedidos por la ocupacion enemiga ó por cualquiera otra causa que hubiese motivado la dilacion. Para América y Asia en vez de 26 suplentes resolvió la regencia se nombrasen dos mas, accediendo á varias súplicas que se le hicieron: para la península debia elegirse uno solo por cada una de las provincias indicadas. Tocaba desempeñar encargo tan importante á los respectivos naturales, en quienes concurriesen las calidades exigidas en el decreto é instruccion de 1º de enero. La regencia habia el 19 de agosto determinado definitivamente este asunto de suplentes, conviniendo en que la eleccion se hiciese en Cádiz, como refugio del mayor número de emigrados. Publicó el 8 de setiembre un edicto sobre la materia, y nombró ministros del consejo que preparasen las listas de los naturales de la península y de América que estuviesen en el caso de poder ser electores.

Aplaudieron todos en Cádiz el que hubiese suplentes, lo mismo los apasionados á novedades que sus adversarios. Vislumbraban en ello unos carrera abierta á su noble ambicion, esperaban otros conservar asi su antiguo influjo y contener el ímpetu reformador. Entre los últimos se contaban consejeros, antiguos empleados, personas elevadas en dignidad que se figuraban prevalecer en las elecciones y manejarlas á su antojo, asistidos de su nombre y de su respetada autoridad. Ofuscamiento de quien ignoraba lo arremolinadas que van, aun desde un principio, las corrientes de una revolucion.

En breve se desengañaron, notando cuán perdido andaba su influjo. Levantáronse los pechos de la mocedad, y desapareció aquella indiferencia á que antes estaba avezada en las cuestiones políticas. Todo era juntas, reuniones, corrillos, conferencias con la regencia, demandas, aclaraciones. Hablabase de candidatos para diputados, y poníanse los ojos, no precisamente en dignidades, no en hombres envejecidos en la antigua corte ó en los rancios hábitos de los consejos ú otras corporaciones, sino en los que se miraban como mas ilustrados, mas briosos y mas capaces de limpiar la España de la herrumbre que llevaba comida casi toda su fortaleza.

Los consejeros nombrados para formar las listas, lejos de tropezar, cuando ocurrian dudas, con tímidos litigantes ó con sumisos y

necesitados pretendientes, tuvieron que habérselas con hombres que conocian sus derechos, que los defendian y aun osaban arrostrar las amenazas de quienes antes resolvian sin oposicion y con el ceño de indisputable supremacía.

Desde entonces muchos de los que mas habian deseado el nombramiento de suplentes empezáronse á enemigos de remostrar enemigos, y por consecuencia adversarios
de las mismas córtes. Fuéronlo sin rebozo luego que se terminaron dichas elecciones de suplentes. Se dió principio á estas el 47
de setiembre, y recayeron por lo comun los nombramientos de
diputados en sugetos de capacidad y muy inclinados á reformas.

Presidieron las elecciones de cada provincia de España individuos de la cámara de Castilla, y las de América Don José Pablo Valiente del consejo de Indias. Hubo algunas bastante ruidosas, culpa en parte de la tenacidad de los acode à las electrores y de su mal encubierto despecho, malogrados sus intentos. De casi ninguna provincia de España hubo menos de 100 electores, y llegaron á 4000 los de Madrid, todos en general sugetos de cuenta: infiriéndose de aqui que á pesar de lo defectuoso de este género de eleccion, era mas completa que la que se hacia por las ciudades de voto en córtes; en que solo tomaban parte 20 á 30 privilegiados, esto es, los regidores.

Como, al paso que mermaban las esperanzas de los Temores de la readictos al órden antiguo, adquirian mayor pujanza las de los aficionados á la opinion contraria, temió la regencia caer de su elevado puesto, y buscó medios para evitarlo y afianzar su autoridad, Pero, segun acontece, los que escogió no podian servir sino para precipitarla mas pronto. Tal fue el restablecer Restablece todos todos los consejos bajo la planta antigua por decreto de 16 de setiembre. Imaginó que, como muchos individuos de estos cuerpos, particularmente los del consejo real, se reputaban enemigos de la tendencia que mostraban los ánimos, tendria en sus personas, ahora agradecidas, un sustentáculo firme de su potestad ya titubeante. Cuenta en que gravemente erró. La veneracion que antes existia al consejo real habia desaparecido, gracias á la incierta y vacilante conducta de sus miembros en la causa pública y á su invariable y ciega adhesion á prerogativas y extensas facultades. Inoportuno era tambien el momento escogido para su restablecimiento. Las córtes iban á reunirse, á ellas tocaba la decision de semejante providencia. Tampoco lo exigia el despacho de los negocios, reducida ahora la nacion á estrechos límites, y resolviendo por sí las provincias muchos de los expedientes que antes subian á los consejos. Asi pareció claro que su restablecimiento encubria miras ulteriores y quizá se sospecharon algunas mas dañadas de las que en realidad habia.

El consejo real desvivióse por obtener que su gobernador ó

quiere el consajo real interrenir en las cortes.

nase los poderes de los diputados, y tambien que varios individuos suyos tomasen asiento en ellas bajo el
nombre de asistentes. Tal era la costumbre seguida en las últimas
córtes, tal la que ahora se intentó abrazar, fundándose en los antecedentes y en el texto de Salazar, libro sagrado á los ojos de los
defensores de las prerogativas del consejo. Mas al columbrar el
vuelo de la opinion, delirio parecia querer desenterrar usos tan
encontrados con las ideas que reinaban en Cádiz y con
las que exponian los diputados de las provincias que
iban llegando, quienes, fuesen ó no inclinados á las reformas,
traian consigo recelos y desconfianzas acerca de los consejos y
de la misma regencia.

De dichos diputados varios arribaron á Cádiz en agosto, otros muchos en setiembre. Con su venida se apremió á la regencia para que señalase el dia de la apertura de cortes, rehacia siempre en decidirse. Tuvo aun para ello dificultades, provocó dudas, repitió consultas,

mas al fin fijóle para el 24 de setiembre.

Determinó tambien el modo de examinar previa-Comision de pomente los poderes. Los diputados que habian llegado fueron de parecer que la regencia aprobase por sí los poderes de seis de entre ellos, y que luego estos mismos examinasen los de sus compañeros. Bien que forzada dió la regencia su beneplácito á la propuesta de los diputados, mas en el decreto que publicó al efecto, decia que obraba asi, « atendiendo á que estas córtes eran « extraordinarias, sin intentar perjudicar á los derechos que pre-« servaba á la cámara de Castilla. » Los seis diputados escogidos para el examen de poderes fueron el consejero Don Benito de Hermida por Galicia, el marqués de Villafranca, grande de España, por Murcia, Don Felipe Amat por Cataluña, Don Antonio Oliveros por Extremadura, el general Don Antonio Samper por Valencia, y Don Ramon Power por la isla de Puerto-Rico. Todos eran diputados propietarios, incluso el último, único de los de ultramar que hubiese todavía llegado de aquellos apartados paises.

Congojosa esperanza varia aguardaron todos á que luciese aquel dia 24 de setiembre, orígen de grandes mudantas, verdadero comienzo de la revolucion española.

## LIBRO DÉCIMOTERCERO.

Instalacion de las córtes generales y extraordinarias. - Publicidad de sus sesiones. — Malos intentos de la regencia. — Conducta mesurada y noble de las córtes. - Nombramiento de presidente y secretarios. - Proposiciones del señor Muñoz Torrero. - Primera discusion muy notable. - Los discursos pronunciados de palabra. - Engaño de la regencia. - Palabras de Lardizábal. - Decreto de 24 de sétiembre. - Opiniones diversas acerca de este decreto, y su examen. -- Número de diputados que concurrieron el primer dia. — Aplausos que de todas partes reciben las córtes. — Tratamiento. — Aclaracion pedida por la regencia. — Debate sobre las facultades de la potestad ejecutiva. - Empleos conferidos á diputados. - Proposicion del señor Capmany. - Juicio acerca de ella. - Elecciones de Aragon. -El duque de Oricans quiere hablar á la barandilla de las córtes. — Relacion sucinta de este suceso. — Altercado con el obispo de Orense sobre prestar el juramento. — Sométese al fin el obispo. — Revueltas de América. — Sus causas. — Levantamiento de Venezuela. — Levantamiento de Buenos Aires. — Juicio acerca de estas revueitas. — Medidas tomadas por el gobierno español. — Providencia fraguada acerca del comercio libre. — Nómbrase á Cortavarria para ir á Caracas. — Gefes y pequeña expedicion enviada al rio de la Plata. — Ocúpanse las córtes de la materia. — Decreto de 15 de octubre. — Discusion sobre la libertad de la imprenta. — Reglamento por el que se concedia la libertad de la imprenta. — Su exámen. — Lo que se adopta para los juicios en lugar del jurado. -- Promúlgase la libertad de la imprenta. — Partidos en las córtes. — Remueven las córtes á los individuos de la primera regencia. — Causas de ello. — Nómbrase una nueva regencia de tres individuos. - Suplentes. - Incidente del marqués del Palacio. — Discusion que esto motiva. — Término de este negocio. — Ciertos acontecimientos ocurridos durante la primera regencia, y breve noticia de los diferentes ramos. — Monumento mandado erigir por las córtes á Jorge III. - Sigue la relacion de algunos acontecimientos ocurridos durante la primera regencia. - Modo de pensar de los nuevos regentes. -Varios decretos de las córtes. - Nómbrase una comision especial para formar un proyecto de constitucion. - Voces acerca de si se casaba ó no en Francia Fernando VII. - Proposiciones sobre la materia de los señores Capmany y Borrull. — Discusion. — Nuevas discusiones sobre América. — Alborotos en Nueva-España. - Decretos en favor de aquellos paises. -Providencias en materia de guerra y hacienda. — Cierran las córtes sus sesiones en la isla. — Fiebre amarilla. — Fin de este libro.

¡Estrella singular la de esta tierra de España! Arrinconados en el siglo VIII algunos de sus hijos en las asperezas del Pirineo y en las montañas de Asturias, no solo adquirieron brios para oponerse á la invasion agarena, sino que tambien trataron de dar reglas y señalar límites á la potestad suprema de sus caudillos, pues al paso que alzaban á estos en el pavés para entregarles las riendas del estado, les imponian justas obligaciones, y les recordaban aquella célebre y conocida máxima de los godos: Rex eris si recte

facias; si non facias, non eris; echando asi los cimientos de nuestras primeras franquezas y libertades. Ahora en el siglo XIX, estrechados los españoles por todas partes, y colocado su gobierno en el otro extremo de la península, lejos de abatirse se mantenian firmes, y no parecia sino que á la manera de Anteo recobraban fuerzas cuando ya se les creia sin aliento y postrados en tierra. En el reducido ángulo de la isla gaditana como en Covadonga y Sobrarve, con una mano defendian impávidos la independencia de la nacion, y con la otra empezaron á levantar bajo nueva forma sus abatidas, libres y antiguas instituciones. Semejanza que, bien fuese juego del acaso ó disposicion mas alta de la providencia, presentándose en breve á la pronta y viva imaginacion de los naturales, sustentó el ánimo de muchos é inspiró gratas esperanzas en medio de infortanios y atropellados desastres.

Instalacion de las córtes gene-rales y extraordi-

era la isla de Leon el punto señalado para la celebracion de córtes. Conformándose la regencia con dicho acuerdo, se trasladó alli desde Cádiz el 22 de setiembre, y juntó, la mañana del 24, en las casas consistoriales á los diputados ya presentes. Pasaron en seguida todos reunidos á la iglesia mayor, y celebrada la misa del Espíritu Santo por el cardenal arzobispo de Toledo Don Luis de Borbon, se exigió acto continuo de los diputados un juramento concebido en los términos siguientes : « ¿ Jurais la santa religion católica, apostólica, romana, sin « admitir otra alguna en estos reinos? — ¿Jurais conservar en su « integridad la nacion española, y no omitir medio alguno para « libertarla de sus injustos opresores? — ¿Jurais conservar á nues-« tro amado soberano el señor Don Fernando VII todos sus domi-« nios, y en su defecto á sus legítimos sucesores, y hacer cuantos « esfuerzos sean posibles para sacarle del cautiverio y colocarle « en el trono? — ¡Jurais desempeñar fiel y legalmente el encargo « que la nacion ha puesto á vuestro cuidado, guardando las leyes « de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas « que exigiese el bien de la nacion? — Si asi lo hiciereis, Dios os « lo premie, y si no, os lo demande. » Todos respondieron: « Sí

Segun lo resuelto anteriormente por la junta central,

Antes en una conferencia preparatoria se habia dado á los diputados una minuta de este juramento, y los hubo que ponian reparo en acceder à algunas de las restricciones. Pero habiéndoles hecho conocer varios de sus compañeros que la última parte del mencionado juramento removia todo género de escrúpulo, dejando ancho campo á las novedades que quisieran introducirse, y para las que les autorizaban sus poderes, cesaron en su oposicion y adhirieron al dictámen de la mayoría sin reclamacion posterior.

Concluidos los actos religiosos se trasladaron los diputados y la regencia al salon de córtes, formado en el coliseo, ó sea teatro de aquella ciudad, parage que pareció el mas acomodado. En toda la carrera estaba tendida la tropa y los diputados recibieron de ella, á su paso, como del vecindario é innumerable concurso que acudió de Cádiz y otros lugares, víctores y aplausos multiplicados y sin fin. Colmábanlos los circunstantes de bendiciones, y arrasadas en lágrimas las mejillas de muchos, dirigian todos al cielo fervorosos votos para el mejor acierto en las providencias de sus representantes. Y al ruido del cañon español que en toda la línea hacia salvas por la solemnidad de tan fausto dia, resonó tambien el del francés, como si intentara este engrandecer acto tan augusto, recordando que se celebraba bajo el alcance de fuegos enemigos. ¡Dia por cierto de placer y buena andanza, dia en que de júbilo casi querian brotar del pecho los corazones generosos, figurándose ya ver á su patria, si aun de lejos, libre y venturosa, pacífica y tranquila dentro, muy respetada fuera!

Llegado que hubieron los diputados al salon de córtes, saludaron su entrada con repetidos vivas los muchos espectadores que llenaban las galerías. Habíanse construido estas en los antiguos palcos del teatro: el primer piso le ocupaba á la derecha el cuerpo diplomático, con los grandes y oficiales generales, sentándose á la izquierda señoras de la primera distincion. Agolpóse á los pisos mas altos inmenso gentío de ambos sexos, ansiosos todos de presenciar instalacion tan deseada.

Esperaban pocos que fuesen desde luego públicas publicidad de sus las sesiones de córtes, ya porque las antiguas acostumbraron en lo general á ser secretas, y ya tambien porque no habituados los españoles á tratar en público los negocios del estado, dudábase que sus procuradores consintiesen fácilmente en admitir tan saludable práctica, usada en otras naciones. De antemano algunos de los diputados que conocian no solo lo útil, pero aun lo indispensable que era adoptar aquella medida discurrieron el modo de hacérselo entender asi á sus compañeros. Dichosamente no llegó el caso de entrar en materia. La regencia de suyo abrió el salon al público, movida segun se pensó, no tanto del deseo de introducir tan plausible y necesaria novedad, cuanto con la intencion aviesa de desacreditar á las córtes en el mismo dia de su congregacion.

Hemos visto ya, y hechos posteriores confirmarán malos intentos de mas y mas nuestro aserto, como la regencia había la resencia. convocado las córtes mal de su grado, y como se arrimaba en sus determinaciones á las doctrinas del gobierno absoluto de los últimos tiempos. Desestimaba á los diputados, considerándolos inexpertos y noveles en el manejo de los asuntos públicos; y ningun medio le pareció mas oportuno para lograr la mengua y desconcepto de aquellos que mostrarlos descubiertamente á la faz de la nacion, saboreándose ya con la placentera idea de que á guisa

de escolares se iban á entretener y enredar en fútiles cuestiones y ociosas disputas. Y en verdad nadie podia motejar á la regencia por haber abierto el salon al público, puesto que en semejante providencia se conformaba con el comim sentir de las mismas personas afectas á córtes, y con la índole y objeto de los cuerpos representativos. Sin embargo la regencia erró en la cuenta, y con la publicidad ahondó sus propias llagas y las del partido lóbrego de sus secuaces, salvando al congreso nacional de los escollos, contra los que de otro modo hubiera corrido gran riesgo de estrellarse.

El consejo de regencia, al entrar en el salon, se había colocado en un trono levantado en el testero, acomodándose en una mesa inmediata los secretarios del despacho. Distribuyéronse los diputados á derecha é izquierda en bancos preparados al efecto. Sentados todos pronunció el obispo de Orense, presidente de la regencia, un breve discurso; y en seguida se retiró él y sus compañeros junto con los ministros, sin que ni unos ni otros hubiesen tomado disposicion alguna que guiase al congreso en los primeros pasos de su espinosa carrera. Cuadraba tal conducta con los indicados intentos de la regencia; pues en un cuerpo nuevo como el de las córtes, abandonado á sí mismo, falto de reglamento y antecedentes que le ilustrasen y sirviesen de pauta, era fácil el descarrío, ó á lo menos cierto atascamiento en sus deliberaciones, ofreciendo por primera vez al numeroso concurso que asistia á la sesion tristes muestras de su saber y cordura.

Felizmente las córtes no se desconcertaron, dando principio con paso firme y mesurado al largo y glorioso curso de sus sesiones. Escogieron momentáneamente para que la presidiese al mas anciano de los diputados, Don Benito Ramon de Hermida, quien designó para secretario en la misma forma á Don Evaristo Perez de Castro. Debian estos nombramientos servir solo para el acto de elegir sugetos que desempeñasen en propiedad dichos dos empleos, y asimismo para dirigir cualquiera discusion que acerca del asunto pudiera suscitarse. No

habiendo ocurrido incidente alguno se procedió sin Nombramiento tardanza á la votacion de presidente, acercándose cada de presidente y secretarios. diputado á la mesa en donde estaba el secretario, para hacer escribir á este el nombre de la persona á quien daba su voto. Del escrutinio resultó al cabo elegido Don Ramon Lázaro de Dou, diputado por Cataluña, prefiriéndole muchos a Hermida por creerle de condicion mas suave y no ser de edad tan avanzada. Recavó la eleccion de secretario en el citado señor Perez de Castro, y se le agregô al dia siguiente en la misma calidad para ayudarle en su improbo trabajo a Don Manuel Lujan. Los presidentes fueron en adelante nombrados todos los meses, y alternativamente se renovaba el secretario mas antiguo, cuyo número se aumentô hasta cuatro.

Terminadas las elecciones se leyó un papel que al despedirse habia dejado la regencia, por el que deseando esta hacer dejacion del mando, indicaba la necesidad de nombrar inmediatamente un gobierno adecuado al estado actual de la monarquía. Nada en el asunto decidieron por entonces las córtes, y solo sí declararon quedar enteradas : fijándose luego la atención de todos los asistentes en Don Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, que tomó la palabra en materia de señalada importancia.

A nadie tanto como á este venerable eclesiástico tocaba abrir las discusiones, y poner la primera piedra del señor Muños de los cimientos en que habian de estribar los traba-

jos de la representacion nacional. Antiguo rector de la universidad de Salamanca era varon docto, purisimo en sus costumbres, de ilustrada y muy tolerante piedad; y en cuyo exterior, sencillo al par que grave, se pintaba no menos la bondad de su alma, que la

extensa y sólida capacidad de su claro entendimiento.

Levantóse pues el señor Muñoz Torrero, y apoyando su opinion en muchas y luminosas razones, fortalecidas con ejemplos sacados de autores respetables, y con lo que prescribian antiguas leyes é imperiosamente dictaba la situacion actual del reino, expuso lo conveniente que seria adoptar una serie de proposiciones que fue sucesivamente desenvolviendo, y de las que, añadió, traia una minuta extendida en forma de decreto su particular amigo Don Manuel Luian.

Decidieron las córtes que leyera el último dicha minuta, cuyos puntos eran los siguientes: — 1º Que los diputados que componian el congreso y representaban la nacion española, se declaraban legitimamente constituidos en cortes generales y extraordinarias, en las que residia la soberanía nacional. — 2º Que conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo mas enérgico y patente, reconocian, proclamaban y juraban de puevo por su único y legitimo rey al señor Don Fernando VII de Borbon, y declaraban nula, de ningun valor ni efecto la cesion de la corona que se decia hecha en favor de Napoleon, no solo por la violencia que babia intervenido en aquellos actos injustos é ilegales, sino principalmente por haberle faltado el consentimiento de la nacion. — 3º Que no conveniendo quedasen reunidas las tres potestades, legislativa, ejecutiva y judicial, las cortes se reservaban solo el ejercicio de la primere en tode su extension. — 4º Que las personas en quienes se delegase la potestad ojecutiva, en ausencia del señor Don Fernando VII, serian responsables por los actos de su administracion, con arreglo à las leyes : habilitando al que era entonces consejo de regencia, para que interinamente continuase desempeñando aquel cargo, bajo la expresa condicion de que inmediatamente y en la misma sesion prestase el juramento siguiente: « ¿ Reconoceis la so-beranía de la nacion representada por los diputados de estas córα tes generales y extraordinarias? ¿Jurais obedecer sus decretos, α leyes y constitución que se establezca, segun los santos fines α para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos eje-α cutar? — Conservar la independencia, libertad é integridad de α la nacion? — La religion católica, apostólica, romana? — El α gobierno monárquico del reino? — Restablecer en el trono á α nuestro amado rey Don Fernando VII de Borbon? — Y mirar α en todo per el bien del estado? — Si asi lo hiciereis Dios os α ayude, y si no sereis responsables á la nacion con arreglo á α las leyes. » 5° Se confirmaban por entonces todos los tribunales y justicias del reino, asi como las autoridades civiles y militares de cualquiera clase que fuesen. Y 6° y último: se declaraban inviolables las personas de los diputados, no pudiéndose intentar cosa alguna contra ellos, sino en los términos que se establecerian en un reglamento próximo á formarse.

Siguióse á la lectura una detenida discusion que resplandeció en elocuencia; siendo sobre todo admirable el tino y circunspeccion con que procedieron los diversos oradores. De ellos en lo esencial, pocos discordaron; y los hubo que, profundizando el asunto, dieron interés y brillo á una sesion en la cual se estrenaban las córtes. Maravillaronse los espectadores; no contando, ni aun de lejos, con que los diputados en vista de su inexperiencia, desplegasen tanta sensatez y conocimientos. Participar on de la comun admiracion los extrangeros alli presentes, en especial los ingleses, jueces experimentados y los mas competentes en la materia.

Los discursos se pronunciaron de palabra, enta-Los discursos blándose asi un verdadero debate. Y casi nunca, ni palabra. aun en lo sucesivo, leveron los diputados sus dictámenes: solo alguno que otro se tomó tal licencia, de aquellos que no tenian costumbre de mezclarse activamente en las discusiones. Quizá se debió á esta práctica el interés que desde un principio excitaron las sesiones de las córtes. Ageno entendemos sea de cuerpos deliberativos manifestar por escrito los pareceres : congréganse los representantes de una nacion para ventilar los negocios y desentrañarlos, no para hacer pomposa gala de su saber, y desperdiciar el tiempo en digresiones baldías. Discursos de antemano preparados aseméjanse, cuando mas, á bellas producciones académicas; pero que no se avienen ni con los incidentes, ni con los altercados, ni con las vueltas que ocurren en los debates de un parlamento.

Prolongáronse los de aquella noche hasta pasadas las doce, habiendo sido sucesivamente aprobados todos los artículos de la minuta del señor Lujan. En la discusion, ademas de este señor diputado y del respetable Muñoz Torrero, distinguiéronse otros, como Don Antonio Oliveros y Don José Mejía; empezando á

descollar, à manera de primer adalid, Don Agustin de Argüelles. Nombres ilustres con que á menudo tropezaremos, y de cuyas

personas se hablará en oportuna sazon.

Mientras que las córtes discutian, acechaba la regencia por medio de emisarios fieles lo que en ellas pasaba. No que solo temiera la separasen del mando, conforme à la dimision que habia hecho de mero cumplido, sino y principalmente porque contaba con el descrédito de las córtes, figurándose ya ver á estas, desde sus primeros pasos, ó atolladas ó perdidas. Acontecimiento que á haber ocurrido la reponia en favorable lugar, y la convertia en árbitro de la representacion nacional.

Grande fue el asombro de la regencia al oir el maravilloso modo con que procedian las córtes en sus deliberaciones; grande el desánimo al saber el entusiasmo con que aclamaban á las mismas sol-

dados y ciudadanos.

Manifestacion tan unánime contuvo á los enemigos Engaño de la rede la libertad española. Ya entonces se hablaba de planes y torcidos manejos, y de que ciertos regentes, si no todos, urdian una trama, resueltos á destruir las córtes ó por lo menos á amoldarlas conforme á sus deseos. No eran muchos los que daban asenso á tales rumores, achacándolos á invencion de la malevolencia; y dificultoso hubiera sido probar lo contrario, si un año despues no lo hubiese pregonado é impreso quien estaba bien enterado de lo que anotaba. «Vimos claramente

Palabras de Lardizabal.

« (dice en su manifesto\* uno de los regentes el señor

(\* Ap. n. 1.)

« Lardizabal) que en aquella noche no podíamos con-

« tar ni con el pueblo ni con las armas, que á no haber sido asi,

« todo hubiera pasado de otra manera.»

¿Qué manera hubiera sido esta? Fácil es adivinarla. ¿Mas cuáles las resultas si se destruian las córtes, ó se empeñaba un conflicto teniendo el enemigo á las puertas? Probablemente la entrada de este en la isla de Leon, la dispersion del gobierno, la caida de la independencia nacional.

Por fortuna, aun para los mismos maquinadores, no se llevaron á efecto intentos tan criminales. Desamparada la regencia, sometióse silenciosa y en apariencia con gusto á las decisiones del congreso. En la misma noche del 24 pasó á prestar el juramento conforme á la fórmula propuesta por el señor la regencia y au Lujan que habia sido aprobada. Notóse la falta del sencia del ebispo obispo de Orense, pero por entonces se admitió sin réplica ni observacion alguna la excusa que se dió de su ausencia, y fué de que siendo ya tarde, los años y los achaques le habian obligado à recogerse. Con el acto del juramento de los regentes se terminó la primera sesion de las córtes, solemne y augusta bajo todos respectos; sesion cuyos ecos retumbarán en las generaciones

futuras de la nacion española.

Aplaudióse entonces universalmente el decreto acordado en aquel dia, comprensivo de las proposiciones formalizadas por los señores Muñoz Torrero y Lujan, de que hemos dado cuenta, y que fue conocido bajo el título de Decreto de 24 de setiembre. Base de todas las resoluciones posteriores de las cortes, se ajustaba a lo que la razon y la política aconsejaban.

Sin embargo pintáronle despues algunos como subversa acerca de versivo del gobierno monárquico y atentatorio de los derechos de la magestad real. Sirvióles en especial de asidero para semejante calificacion el declararse en el decreto que la soberanía nacional residia en las córtes, alegando que habiendo estas en el juramento hecho en la iglesia mayor apellidado soberano á Don Fernando VII, ni podian sin faltar á tan solemne promesa trasladar ahora á la nacion la soberanía, ni tampoco erigirse en depositarias de ella.

A la primera acusacion se contestaba que en aquel juramento, juramento individual y no de cuerpo, no se habia tratado de examinar si la soberanía traia su orígen de la nacion ó de solo el monarca: que la regencia habia presentado aquella fórmula y aprobádola los diputados, en la persuasion de que la palabra soberano se habia empleado alli segun el uso comun por la parte que de la soberanía ejerce el rey como gefe del estado, y no de otra manera; habiendo prescindido de entrar fundamentalmente en la cuestion.

Si cabe mas satisfactoria era aun la respuesta á la segunda acusacion, de haber declarado las córtes que en ellas residia la soberanía. El rey estaba ausente, cautivo; y ciertamente que á alguien correspondia ejercer el poder supremo, ya se derivase este de la nacion, ya del monarca. Las juntas de provincia soberanas habian sido en sus respectivos territorios; habíalo sido la central en toda plenitud, lo mismo la regencia: ¿ porqué, pues, dejarian de disfrutar las córtes de una facultad no disputada á cuerpos mucho menos autorizados?

Por lo que respecta á la declaracion de la soberanía nacional, principio tan temido en nuestros tiempos, si bien no tan repugnante á la razon como el opuesto de la legitimidad, pudiera quizá ser cuerda que vibrase con sonido áspero en un país, en donde sin sacudimiento se reformasen las instituciones, de consuno la nacion y el gobierno: pues por lo general declaraciones fundadas en ideas abstrusas, ni contribuyen al pro comun, ni afianzan por sí la bien entendida libertad de los pueblos. Mas ahora no era este el caso.

Huérfana España, abandonada de sus reyes, cedida como rebaño y tratada de rebelde, debia y propio era de su dignidad, publicar á la faz del orbe, por medio de sus representantes, el derecho que la asistia de constituirse y defenderse; derecho de que no podian despojarla las abdicaciones de sus príncipes, aunque hubiesen sido hechas libre y voluntariamente.

Ademas los diputados españoles, lejos de abusar de sus facultades, mostraron moderacion y las rectas intenciones que les animaban; declarando al propio tiempo la conservacion del gobierno monárquico, y reconociendo como legítimo rey á Fernando VII.

Que la nacion fuese origen de toda autoridad no era en España doctrina nueva ni tomada de extraños : conformábase con el derecho público que habia guiado á nuestros mayores, y en circunstancias no tan imperiosas como las de los tiempos que corrian. A la muerte del rey Don Martin juntáronse en Caspe \* para eligir monarca los procuradores de Aragon, Cataluña y Valencia. Los navarros y aragoneses, fundándose en las mismas reglas, habian desobedecido la voluntad de Don Alonso el Batallador \* que nombraba por sucesores del trono á ( \* Ap. n. 4. ) los templarios: y los castellanos, sin el mismo ni tan justo motivo, en la minoría de Don Juan el II \* ¿no ( \* Ap. n. 5.) ofrecieron la corona, por medio del condestable Rui-Lopez Dávelos al infante de Antequera? Así que las córtes de 1810. en su declaracion de 24 de setiembre, ademas de usar de un derecho inherente á toda nacion, indispensable para el mantenimiento de la independencia, imitaron tambien y templadamente los varios ejemplos que se leian en los anales de nuestra historia.

A la primera sesion solo concurrieron unos cien di-Número de diputados: cerca de dos terceras partes nombrados en putados que conpropiedad, el resto en Cádiz bajo la calidad de suplentes. Por lo cual mas adelante tacharon algunos de ilegítima aquella corporacion; como si la legitimidad pendiese solo del número, y como si este sucesivamente y antes de la disolucion de las cortes no se hubiese llenado con las elecciones que las provincias, unas tras otras, fueron verificando. Tocaremos en el curso de nuestro trabajo la cuestion de la legitimidad. Ahora nos contentaremos con apuntar que desde los primeros dias de la instalacion de las córtes se halló completa la representacion del populoso reino de Galicia, la de la industriosa Cataluña, la de Extremadura, y que asistieron varios diputados de las provincias de lo interior, elegidos á pesar del enemigo, en las claras que dejaba este en sus excursiones. Tres meses no habian aun pasado, y ya tomaron asiento en las córtes los diputados de Leon, Valencía, Murcia, islas Baleares; y lo que es mas pasmoso, diputados de la Nueva

De todas partes se atropellaron las felicitaciones, y nadie levantó el grito respecto de la legitimidad de las córtes. Al contrario ni la distancia ni el temor de los invasores impidieron que se diesen multiplicadas

España nombrados alli mismo: cosa antes desconocida en nuestros

fastos.

pruebas de adhesion y fidelidad : espontáneas en un tiempo y en lugares en que carecieron las córtes de medios coactivos, y cuando los mal contentos impunemente hubieran podido mostrar su oposicion y hasta su desobediencia.

En las sesiones sucesivas fue el congreso determi-Nombramiento nando el modo de arreglar sus tareas. Se formaron de comisiones y órden llevado en comisiones de guerra, hacienda y justicia: las cuales despues de meditar detenidamente las proposiciones ó expedientes que se les remitian, presentaban su informe á las córtes, en cuyo seno se discutia el negocio y votaba. Posteriormente se nombraron nuevas comisiones, ya para otros ramos ó ya para especiales asuntos. Tambien en breve se adoptó un reglamento interior, combinando en lo posible el pronto despacho con la atenta averiguacion y debate de las materias. Los diputados que, segun hemos indicado, pronunciaban casi siempre de palabra sus discursos, poníanse en un principio para recitarlos en uno de dos sitios preparados al intento, no lejos del presidente, y que se llamaron tribunas. Notóse luego lo incómodo y aun impropio de esta costumbre, que distraia con la mudanza y continuo paso de los oradores; por lo que los mas hablaron despues sin salir de su puesto y en pie quedando las tribunas para la lectura de los informes de las comisiones. Se votaba de ordinario levantándose y sentándose : solo en las decisiones de mayor cuantía daban los diputados su opinion por un si ó por un no, pronunciándolo desde su asiento en voz alta.

Asimismo tomaron las córtes el tratamiento de magestad á peticion del señor Mejía: objeto fué de crítica, aunque otro tanto habian hecho la junta central y la primera regencia; y era privilegio en España de ciertas corporaciones. Algunos diputados nunca usaron de aquella fórmula, creyéndola agena de asembleas populares, y al fin se desterró del todo al renacer de las córtes en 1820.

No bien se hubo aprobado el primer decreto, acudida por la redidia por la redicia por la redidia por la redidia

promover reñidas y ociosas discusiones. Fuera este el motivo oculto que impelia á la regencia, ó fuéralo el recelo de comprometerse, intimidada con la enemistad que el público le mostraba, á pique estuvo aquella de que por su inadvertido paso le admitiesen las córtes la renuncia que antes habia dado.

Sosegáronse sin embargo por entonces los ánimos, y se pasó la consulta de la regencia á una comision, compuesta de los señores Hermida, Gutierrez de la Huerta y Muñoz Torrero. No habiéndose convenido estos en la contestacion que debia darse, cada uno de ellos al siguiente dia presentó por separado su dictámen. Se dejó á un lado el del señor Hermida que se reducia á reflexiones generales y ciñóse la discusion al de los otros dos las facultades de individuos de la comision. Tomaron en ella parte, en- la potestad ejetre otros, los señores Perez de Castro y Argüelles. Sobresalió el último en rebatir al señor Gutierrez de la Huerta, relator del consejo real, distinguido por sus conocimientos legales, y de suma facilidad en producirse, si bien sobrado verboso, que carecia de ideas claras en materias de gobierno, confundiendo unas potestades con otras : achaque de la corporacion en que estaba empleado. Asi fué que en su dictámen trabando en extremo á la regencia, entremetíase en tódo, y hasta desmenuzaba facultades solo propias del alcalde de una aldehuela. Don Agustin de Argüelles impugnó al señor Huerta deslindando con maestría los límites de las autoridades respectivas : y en consecuencia se atuvieron las córtes á la contestacion del señor Muñoz Torrero, terminante y sencilla. Decíase en esta « que en tanto que las córtes formasen acerca del « asunto un reglamento usase la regencia de todo el poder que « fuese necesario para la defensa, seguridad y administracion del « estado en las críticas circunstancias de entonces; é igualmente « que la responsabilidad que se exigia al consejo de regencia, úni-« camente excluia la inviolabilidad absoluta que correspondia á la « persona sagrada del rey. Y que en cuanto al modo de comunica-« cion entre el consejo de regencia y las córtes, mientras estas « estableciesen el mas conveniente, se seguiria usando el medio

Era este el de pasar oficios ó venir en persona los secretarios del despacho, quienes por lo comun esquivaban asistir á las córtes, no avezados á las lides parlamentarias.

« usado hasta el dia. »

Meses adelante se formó el reglamento anunciado, en cuyo texto se determinaron con amplitud y claridad las facultades de la regencia.

No se limitó esta á urgar á las córtes y hostigarlas empleos confericon consultas, sino que procuró atraer los ánimos de dos adiputados. los diputados y formarse un partido entre ellas. Escogió para conseguir su objeto un medio importuno y poco diestro. Fue, pues, el de conferir empleos á varios de los vocales, prefiriendo á los

americanos, ya por miras peculiares que dicha regencia tuviese respecto de ultramar, ya porque creyese á aquellos mas dóciles á semejantes insinuaciones. La noticia cundió luego, y la gran mayoría de los diputados se embracevió contra semejante descaro, ó mas bien insolencia que redundaba en descrédito de las córtes. Atemorizáronse los distribuidores de las mercedes y los agraciados, y supusieron para su descargo que se habian concedido los empleos con antelacion á haber obtenido los últimos el puesto de diputados, sin alegar motivo que justificase la ocultacion por tanto tiempo de dichos nombramientos. De manera que á lo feo de la accion agregose desmaño en defenderla y encubrirla; falta que entre los hombres suele hallar menos disculpa.

El enojo de todos excitó á Don Antonio Capmany á Proposicion del Sr. Capmany. formalizar una proposicion, que hizo preceder de la lectura de un breve discurso, salpicándole de palabra con punzantes agudezas, propio atributo de la oratoria de aquel diputado, escritor diligente y castizo. La proposicion estaba concebida en los siguientes términos : a Ningun diputado asi de los que al presente « componen este cuerpo, como de los que en adelante hayan de com-« pletar su total número, pueda solicitar ni admitir para sí, ni para « otra persona, empleo, pension y gracia, merced ni condecora-« cion alguna de la potestad ejecutiva interinamente habilitada, ni « de otro gobierno que en adelante se constituya bajo de cual-« quiera denominacion que sea; y si desde el dia de nuestra instaa lacion se hubiese recibido algun empleo ó gracia sea declarado « nulo. » Aprobóse asi esta proposicion salvo alguna que otra levisima mudanza, y con el aditamento de que « la prohibición se « extendiese á un año despues de haber los actuales diputados de-« jado de serlo. »

Nacida de acendrada integridad flaqueaba semejante Juicio acerca de jella. providencia por el lado de la prevision, y se apartaba de lo que enseña la práctica de los gobiernos representativos. El diputado que se mantenga sordo á la voz de la conciencia, falto de pundonor y atento solo á no traspasar la letra de la ley, medios hallará bastantes de concluir á las calladas un ajuste que sin comprometerle satisfaga sus ambiciosos deseos ó su codicia. La prohibicion de obtener empleos siendo absoluta, y mayormente extendiéndose hasta el punto de no poder ser escogidos los secretarios del despacho entre los individuos del cuerpo legislativo, desliga á este del gobierno, y pone en pugna á entrambas autoridades. Error gravísimo y de enojosas resultas, pero en que han incurrido casi todas las naciones al romper los grillos del despotismo. Ejemplo la Francia en su asemblea constituyente, ejemplo la Inglaterra cuando el largo parlamento dió el acta llamada selsdenying ordinance: bien que aqui en el mismo instante hubo sus excepciones para Cromwell y otros en ventaja de la causa que defendian. Salese entonces de una region aborrecida: desmanes y violencias del gobierno han sido causa de los males padecidos, y sin reparar que en la mudanza se ha desquiciado aquel, ó que su situacion ha variado ya, olvidando tambien que la potestad ejecutiva es condicion precisa del orden social, y que por tanto vale mas empuñen las riendas manos amigas que no adversas, clámase contra los que sostienen esta doctrina, y forzoso es que los buenos patricios, por temor o mal entendida virtud, se alejen de los puestos supremos, abandonándolos asi á la merced del acaso, ya que no al arbitrio de ineptos o revoltosos ciudadanos. En España no obstante siguióse un bien de aquella resolucion: el abuso en materia de empleos de las juntas y de las corporaciones que las habian sucedido en el mando, tenia escandalizado al pueblo con mengua de la autoridad de sus gobiernos. La abnegacion y el desapropio de todo interés de que ahora dieron muestra los diputados, realzó mucho su fama: beneficio que en lo moral equivalió algun tanto al daño que en la práctica resultaba de la muy lata proposicion del señor Capmany.

Metió tambien por entonces ruido un acontecimiento, en el cual si bien apareció inocente la mayoría de la regencia, desconceptuóse esta en gran manera, y todavía mas sus ministros. Don Nicolas María de Sierra, que lo era de gracia y justicia, para ganar votos y aumentar su influjo en las córtes, ideó realizar de un modo particular las elecciones de Aragon. Y violentando las leyes y decretos promulgados en la materia, dirigió una real orden a aquella junta, mandandole que por si nombrase la totalidad de los diputados de la provincia, con remision al mismo tiempo de una lista confidencial de candidatos. En el número no habia olvidado su propio nombre el señor Sierra ni el de su oficial mayor Don Tadeo Calomarde, ni tampoco el del ministro de estado Don Eusebio de Bardaxí, y por consiguiente todos tres con varios amigos y deudos suyos, igualmente aragoneses, fuesen elegidos, entremezclados á la verdad con alguno que otro sugeto de indisputable mérito y de condicion independiente. Llegó arriba la noticia del nombramiento, é ignorando la mayoría de los regentes lo que se habia urdido, al darles cuenta dicho señor Sierra del expediente, « quedaron absortos (segun las expresiones del señor Saavedra) a de oir una real órden de que no hacian memoria. » Los sacó el ministro de la confusion exponiendo que él era el autor de la tal órden, expedida de motu propio, aunque si bien despues pesaroso la habia revocado por medio de otra que desgraciadamente llegaba tarde. ¿ Quién no creeria con tan paladina confesion que inmediatamente se habria exonerado al ministro , y perseguídole como á falsario digno de ejemplar castigo? Pues no : la regencia contentóse con declarar nula la eleccion y mantuvo al ministro en su puesto. Presúmese que enredados en la maraña dos de los regentes, se huyó de ahondar negocio tan vergonzoso y criminal. Mas de una vez en las córtes se trató de él en público y en secreto, y fueron tales los impedimentos, que nunca se logró llevar á efecto medida alguna rigorosa.

Otros dos asuntos de la mayor importancia ocuparon á las córtes durante varias sesiones que se tuvieron en secreto, método que, por decirlo de paso, reprobaban varios diputados, y que en lo venidero casi del todo llegó á abandonarse.

Cuando el 30 de setiembre comenzaban las córtes á andar muy atareadas en estas discusiones secretas, ocurrió un incidente que, aunque no de grande entidad para la causa general de la nacion, hízose notable por el personage augusto que le motivó. El duque de Orleans apeándose á las puertas del salon de córtes, pidió con instancia que se le permitiese hablar á la barandilla.

El duque de Oricans quiere hablar à la barandilla de las córtes.

(\* Ap. n. 6.)
Relacion sucinta

Para explicar aparicion tan repentina conviene volver atrás \*. En 1808 el príncipe Leopoldo de Sicilia arribó á Gibraltar en reclamacion de los derechos que creia asistian á su casa á la corona de España. Acompañábale el duque de Orleans. La junta de Sevilla no dió oidos á pretensiones, en su concepto intempestivas, y de resultas tornó el de Sicilia á su tierra, y

el de Orleans se encaminó á Lóndres. No habrá el lector olvidado este suceso de que en su lugar hicimos mencion. Pocos meses habian trascurrido y ya el duque de Orleans de nuevo se mostró en Menorca. De alli solicitó directamente ó por medio de Mr. de Broval agente suyo en Sevilla, que se le emplease en servicio de la causa española. La junta central ya congregada no accedió á ello de pronto, y solamente poco antes de disolverse decidió en su comision ejecutiva dar al de Orleans el mando de un cuerpo de tropas que habia de maniobrar en la frontera de Cataluña. Acaeciendo despues la invasion de las Andalucías, el duque y Mr. de Broval regresaron á Sicilia, y la resolucion del gobierno quedó suspensa.

Instalóse en seguida la regencia, y sus individuos recibiendo avisos mas ó menos ciertos del partido que tenia en el Rosellon y otros departamentos meridionales la antigua casa de Francia, acordáronse de las pretensiones de Orleans y enviáronle á ofrecer el mando de un ejército que se formaria en la raya de Cataluña. Fue con la comision Don Mariano Carnerero á bordo de la fragata de guerra Venganza. El duque aceptó, y en el mismo buque dió la vela de Palermo el 22 de mayo de 1810. Aportó á Tarragona, pero en mala ocasion, perdida Lérida y derrotado cerca de sus muros el ejército español. Por esto y porque en realidad no agradaba á los catalanes que se pusiera á su cabeza un príncipe extrangero y sobre todo francés, reembarcóse el duque y fondeó en Cádiz el 20 de junio.

Vióse entonces la regencia en un compromiso. Ella habia sido

quien habia llamado al duque, ella quien le habia ofrecido un mando, y por desgracia las circunstancias no permitian cumplir lo antes prometido. Varios generales españoles y en especial Odonell miraban con malos ojos la llegada del duque, los ingleses repugnaban que se le confiriese autoridad ó comandancia alguna, y las córtes ya convocadas imponian respeto para que se tomase resolucion contraria á tan poderosas indicaciones. El de Orleans reclamó de la regencia el cumplimiento de su oferta, y resultaron contestaciones agrias. Mientras tanto instaláronse las córtes, y desaprobando el pensamiento de emplear al duque, manifestaron á la regencia, que por medios suaves y atentos indicase á S. A. que evacuase á Cádiz. Informado el de Orleans de esta órden decidió pasar á las córtes, y verificólo segun hemos apuntado el 30 de setiembre. Aquellas no accedieron al deseo del duque de hablar en la barandilla, mas le contestaron urbanamente y cual correspondia á la alta clase de S. A. y á sus distinguidas prendas. Desempeñaron el mensage Don Evaristo Perez de Castro y el marqués de Villafrança duque de Medinasidonia. Insistió el de Orleans en que se le recibiese, mas los diputados se mantuvieron firmes: entonces perdiendo S. A. toda esperanza se embarcó el 3 de octubre y dirigió el rumbo á Sicilia á bordo de la fragata de guerra Esmeralda.

Dícese que mostró su despecho en una carta que escribió á Luis XVIII á la sazon en Inglaterra. Sin embargo las córtes en nada eran culpables, y causóles pesadumbre tener que desairar á un príncipe tan esclarecido. Pero creyeron que recibir á S. A. y no acceder á sus ruegos, era tal vez ofenderle mas gravemente. La regencia cierto que procedió de ligero y no con sincera fé, en hacer ofrecimientos al duque, y dar luego por disculpa para no cumplirlos que él era quien habia solicitado obtener mando, efugio indigno de un gobierno noble y de porte desembozado. Amigos de Orleans han atribuido á influjo de los ingleses la determinación de las córtes : se engañan. Ignorábase en ellas que el embajador británico hubiese contrarestado la pretension de aquel príncipe. El no escuchar á S. A. nació solo de la íntima conviccion de que entonces desplacia á los españoles general que fuese francés: y de que el nombre de Borbon lejos de grangear partidarios en el ejército enemigo, solo serviria para hacerle á este mas desapoderado, y dar ocasion á nuevos encarnizamientos.

De los dos asuntos enunciados que ocupaban en secreto á las córtes tocaba uno de ellos al obispo de ocupaban. Este prelado que, como dijimos, no habia acudido con sus compañeros en la noche del 24 á prestar el juramento exigido de la regencia, hizo al siguiente dia dejacion de su puesto, no solo fundándose en la edad y achaques (excusas que para no presentarse en las córtes se habian dado la víspera), sino que tambien alegó la repugnancia insuperable de

reconocer y jurar lo que se prescribia en el primer decreto. Renunció tambien al cargo de diputado que confiado le habia la provincia de Extremadura, y pidió que se le permitiese sin dilacion volver á su diócesi. Las córtes desde luego penetraron que en semejante determinacion se encerraba torcido arcano, valiéndose mal intencionados de la candorosa y timorata conciencia del prelado, como de oportuno medio para provocar penosos altercados. Pero prescindiendo aquel cuerpo de entrar en explicaciones, accedió á la súplica del obispo, sin exigir de él antes de su partida juramento ni muestra alguna de sumision, con lo que el negocio parecia quedar del todo zanjado. No acomodaba remate tan inmediato y pacífico á los sopladores de la discordia.

El obispo en vez de apresurar la salida para su diócesi, detúvose y provocó á las córtes á una discusion peligrosa sobre la manera de entender el decreto de 24 de setiembre : á las córtes que no le habian en nada molestado, ni puesto obstáculo á que regresase como buen pastor en medio de sus ovejas. En un papel fecho en Cádiz á 3 de octubre, despues de reiterar gracias por haber alcanzado lo que pedia, expresadas de un modo que pudiera calificarse de irónico, metiase á discurrir largamente acerca del mencionado decreto, y parábase sobre todo en el artículo de la soberanía nacional. Deducia de él ilaciones á su placer, y trayendo á la memoria la revolucion francesa, intentaba comparar con ella los primeros pasos de las córtes. Es cierto que ponia á salvo las intenciones de los diputados, pero con tal encarecimiento que asomaba la ironía como en lo de las gracias. Motejaba á los regentes sus compañeros por haberse sometido al juramento, protestaba por su parte de lo hecho, y calificaba de nulo y atentado el haber excluido al consejo de regencia de sancionar las deliberaciones de las córtes; representante aquel, segun entendia el obispo, de la prerogativa real en toda su extension. Traslucíase ademas el despique del prelado por habérsele admitido la renuncia, con señales de querer llamar la atencion de los pueblos y aun de excitar á la desobediencia.

Conjetúrese la impresion que causaria en las córtes papel tan descompuesto. Hubo vivos debates; varios diputados opinaron porque no se tomase resolucion alguna y se dejase al obispo regresar tranquilamente á la ciudad de Orense. Inclinábanse á este dictamen no solo los patrocinadores del ex-regente, mas tambien algunos de los que se distinguian por su independencia y amor á la libertad, rehusando los últimos dispensar coronas de martirio á quien quizá las ansiaba por lo mismo que no habian de conferírsele. Se manifestaron al contrario opuestos al prelado ecclesiásticos de los nada afectos á novedades, enojados de que se desconociese la autoridad de las córtes. Uno de ellos Don Manuel Ros, canónigo de Santiago de Galicia, y años despues ejemplar obispo de Tortosa, exclamó: « El obispo de Orense hase burlado siempre de la auto-

- ridad. Prelado consentido y con fama de santo, imaginase que todo le es lícito, y voluntarioso y terco solo le gusta obrar á su antojo; mejor fuera que cuidase de su diócesi, cuyas parroquias
- « nunca visita, faltando asi á las obligaciones que le impone el « episcopado : he asistido muchos años cerca de su ilustrisima y

a conozco sus defectos como sus virtudes.»

Las córtes adoptando un término medio entre ambos extremos, resolvieron en 18 de octubre que el obispo de Orense hiciese en manos del cardenal de Borbon el juramento mandado exigir por decreto de 25 de setiembre de todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, el cual estaba concebido bajo la misma fórmula que el del consejo de regencia.

Los atizadores, que lo que buscaban era escándalo, alegráronse de la decision de las córtes con la esperanza de nuevas reyertas, 🕈 aprovechándose de la escrupulosa conciencia del obispo y tambien de su lastimado amor propio, azuzáronle para que desobedeciese y replicase. En su contestacion renovaba el de Orense lo alegado anteriormente, y concluia por decir que si en el sentido que las córtes daban al decreto queria expresarse « que la nacion era « soberana con el rey, desde luego prestaria S. Ilma. el juramento a pedido; pero si se entendia que la nacion era soberana sin el rey, a y soberana de su mismo soberano, nunca se someteria á tal doc-« trina; » añadiendo : « que en cuanto á jurar obediencia a los decretos, leyes y constitucion que se estableciese lo haria sin perα juicio de reclamar, representar y hacer la oposicion que de de-« recho cupiera á lo que crevese contrario al bien del estado, y á la « disciplina, libertad é inmunidad de la Iglesia. » He aqui entablada una discusion penosa, y en alguna de sus partes mas propia de profesores de derecho público que de estadistas y cuerpos constituidos.

Es verdad que los gobiernos deberian andar muy detenidos en esto de juramentos, especialmente en lo que toca á reconocer principios. Casi siempre hasta las conciencias mas timoratas hallan fácil salida á tales compromisos. Lo que importa es exigir obediencia á la autoridad establecida, y no juramentos de cosas abstractas que unos ignoran y otros interpretan á su manera. En todos tiempos, y sobre todo en el nuestro ; quién no ha quebrantado, aun entre las personas mas augustas, las mas solemnes y mas sagradas promesas? Pero las córtes obraban como los demas gobiernos con la diferencia sin embargo de que en el caso de España, no era, repetimos, ni tan fuera de propósito ni tan ocioso declarar que la nacion era soberana. El mismo obispo de Orense habia proclamado este principio, cuando se negó á ir á Bayona. Porque si la nacion, como ahora sostenia, hubiese sido soberana solo con el rey ¿ qué se hubiera hecho en caso que Fernando concluyendo un tratado con su opresor, y casándose con una princesa de aquella

« sonas y bienes, y que fuesen bien tratados. » No por eso dejaron de padecer bastante, extrañando Solórzano que « cuanto se « hacia en beneficio de los indios resultase en perjuicio suyo: » sin advertir que el mismo cuidado de segregarlos de las demas razas para protegerlos, excitaba á estas contra ellos, y que el alejamiento en que vivian bajo caciques indígenas dificultaba la instrucción, perpetuaba la ignorancia, y los exponia á graves vejaciones apartándolos del contacto de las autoridades supremas, por lo general mas imparciales.

Se multiplicó infinito en seguida la division de castas. Presentase como primera la de los hijos de los peninsulares nacidos en aquellos climas de estirpe española, que se llamaron criottos. Vienen despues los mestizos ó descendientes de españoles é indios, terminándose la enumeracion por los negros que se introdujeron de Africa, y las diversas tintas que resultaron de su ayuntamiento con

las otras familias del línage humano alli radicadas.

Los criollos conservaron igualdad de derechos con los españoles: lo mismo con cortísima diferencia los mestizos, si eran hijos de español y de indía; mas no si el padre pertenecia á esta clase y la madre á la otra, pues entonces quedaba la prole en la misma línea del de los puramente indios: á los negros y sus derivados, á saber, mulatos, zambos, etc., reputábalos la ley y la opinion inferiores á los demas, si bien la naturaleza los habia aventajado en las fuerzas físicas y facultades intelectuales.

De los diversos linages nacidos en Ultramar era el de los criollos el mas dispuesto á promover alteraciones. Creíase agraviado, le adornaban conocimientos, y superaba á los demas naturales en riqueza é influjo. A los indios, aunque numerosos é inclinados en algunas partes á suspirar por su antigua independencia, faltábales en general cultura, y carecian de las prendas y medios requeridos para osadas empresas. No les era dado á los oriundos de Africa entrar en lid sino de auxiliadores, á lo menos en un principio; pues la escasez de su gente en ciertos lugares, y sobre todo el ceño que les ponian las demas clases, estorbábalos acaudillar particular bandería.

Comenzó á mediados del siglo XVIII á crecer grandemente la América española. Hasta entonces la forma del gobierno interior, fos reglamentos de comercio y otras trabas habian retardado que

se descogiese su prosperidad con la debida extension.

Bajo los diversos títulos de vireyes, capitanes generales y gobernadores, ejercian el poder supremo gefes militares, quienes solo eran responsables de su conducta al rey y al consejo de Indias que residia en Madrid. Contrapesaban su autoridad las audiencias, que, ademas de desempeñar la parte judicial, se mezclaban con el nombre de acuerdo en lo gobernativo, y aconsejaban á los vireyes ó les sugerian las medidas que tenian por convenientes.

No hubo en este alteracion sustancial, fuera de que en ciertas provincias como en Buenos-Aires se crearon capitanías generales ó vireinatos independientes, en gran beneficio de los moradores que antes se velan obligados á acudir para muchos negocios á grandes distancias.

En la administracion de justicia, despues de las audiencias que eran los tribunales supremos, y de las que tambien en determinados casos se recurria al consejo de Indias, venian los alcaldes mayores y los ordinarios á la manera de España, los cuales ejercian respectivamente su autoridad, ya en lo judicial, ya en lo conômico, presidiendo á los ayuntamientos, cuerpos que se hallaban establecidos en los mismos términos que los de la península con sus defectos y ventajas.

Los alcaldes mayores al tiempo de empufiar la vara practicaban una coatumbre abusiva y ruinosa; pues so pretexto de que los indigenas necesitaban para trabajar de especial aguijon, ponian por obra lo que se llamaba reparamientes. Palabra de mal significado, y que expresaba una entrega de mercadurías que el alcalde mayor hacia a cada indio para su propio uso y el de su familia á precios exorbitantes. Dábanse los géneros al fiado y á pagar dentro de un año en productos de la agricultura del pais, estimados segun el antojo de los alcaldes, quienes, jueces y parte en el asunto, cometian molestas vejaciones, saliendo en general muy ricos al cumplirse los cinco años de su magistratura, señaladamente en los dístritos en que se cosechaba grana.

Don José de Galvez, despues marqués de Sonora, que de cerca habia palpado los perjuicios de tamaño escándato, luego que se le confió en el reinado de Cárlos III el ministerio general de Indias, abolió los repartimientos y las alcaldías mayores, substituyendo á esta autoridad la de las intendencias de provincia y subdelegacion de partido, mejora de gran cuantía en la administracion americana, y contra la que sin embargo exclamaron poderosamente las corporaciones mas desinteresadas del país, afirmando que sin la docrción se echaria á vaguear el indio en menoscabo de la utilidad pública y privada, así como de las buenas cestambres. Juicio errado nacido de preocupacion arraigada, lo que en breve manifestó la experiencia.

Creados los intendentes ganó tambien mucho el ramo de hacienda. Antes oficiales reales por si ó por medio de comisionados recaudaban las contribuciones, entendiéndose con el superintendente general que residia lejos de la capital de los gobiernos respectivos. Fijado ahora en cada provincia un intendente creció la vigilancia sobre los partidos, de donde los subdelegados y oficiales reales tenian que enviar con puntualidad á sus gefes las sumas percibidas, y estados individuales de cuenta y razon, asegurando ademas por medio de fianzas el bueno y fiel desempeño de sus

cargos. Con semejantes precauciones tomaron las rentas increible aumento.

Eran las contribuciones en menor número, y no tan gravosas como las de España. Pagábase la alcabala de todo lo que se introducia y vendia, el 10 por 100 de la plata y del 5 del oro que se sacaba de las minas, con algunos otros impuestos menos notables. El conocido bajo el nombre de *tributo* recaia solo sobre los indios, en compensacion de la alcabala de que estaban exentos : era una capitacion en dinero, pesada en sí misma, y de cobranza muy arbitraria.

Al tiempo de formar las intendencias hizóse una division de territorio, que no poco coadyuvó al bienestar de los naturales. Y del mismo modo que con la cercanía de magistrados respetables se habia puesto mayor órden en el ramo de contribuciones, asi tambien con ella se introdujeron otras saludables reformas. Desde luego rigiéronse con mayor fidelidad los fondos de propios: hubo esmero en la policía y ornato de los pueblos, se administró la justicia sin tanto retraso y mas imparcialmente; y por fin se extinguió el pernicioso influjo de los partidos, terrible azote y causador alli de riñas y ruidosos pleitos.

Con haber perfeccionado de este modo la gobernacion interior,

se dió gran paso para la prosperidad americana.

Aviváronla tambien los adelantamientos que se hicieron en la instruccion pública. Ya cuando la conquista empezaron a propagarse las escuelas de primeras letras y los colegios, fundándose universidades en varias capitales. Y si-no se siguieron los mejores métodos, ni se enseñaron las ciencias y doctrinas que mas hubiera convenido, dolencia fue comun á España, de que se lamentaban los hombres de ingenio y doctos que en todos tiempos honraron á nuestra patria. Pero luego que en la península profesores hábiles dieron señales de desterrar vergonzosos errores, y de modificar en cuanto podian rancios estatutos, lo propio hicieron otras en América, particularmente en las universidades de Lima y Santa Fé. Tampoco el gobierno español en muchos casos se mostró hosco á las luces del siglo. Diéronse en ultramar como en España ensanches al saber, y aun alli se erigieron escuelas especiales : fue la mas célebre el colegio de minería de Méjico, sobre el pie del de Freyberg de Sajonia, teniendo al frente maestros que habian cursado en Alemania, y los cuales perfeccionaron el estudio de las ciencias exactas y naturales, sobre todo el de la mineralogia, provechoso y necesario en un pais tan abundante de metales preciosos.

Deplorable legislacion se adoptó desde el descubrimiento para el comercio externo, mantenida en vigor hasta mediados del siglo XVIII. Porque ademas de solo permitirse por ella el tráfico con la metrópoli (falta en que incurrieron todos los otros estados de Europa), circunscribióse tambien á los únicos puertos de Sevilla primero, y despues de Cádiz, adonde venian y de donde partian las flotas y galeones en determinada estacion del año, sistema que privaba al norte y levante de España y á varias provincias americanas de comerciar directamente entre si, cortando el vuelo á la prosperidad mercantil, sin que por eso se remontase, cual debiera. la de las ciudades privilegiadas. Cárlos V habia pensado extender á los puertos principales de las otras costas la facultad del libre v directo tráfico; pero obligado á condescender con los deseos de compañías de genoveses y otros extrangeros avecindados en Sevilla. cuyas casas le anticipaban dinero para las empresas y guerras de afuera, suspendió resolucion tan sabia, despojando asi á la periferia de la península de los beneficios que le hubieran acarreado los nuevos descubrimientos. Felipe II y sus sucesores hallaron las arcas reales en idéntica ó mayor penuria que Cárlos, y con desaficion á innovar reglas ya mas arraigadas: pretextaron igualmente para conservar estas el aparecimiento de los filibusteros, como si convoyes que navegaban invariables tiempos, con rumbo á puntos fijos, no facilitasen las acometidas y rapiñas de aquellos audaces y numerosos piratas.

Dióse traza de modificar legislacion tan perjudicial en los reinados de Fernando VI y Cárlos III, aprobándose al intento y sucesivamente diferentes reglamentos que acabaron de completarse en 1789. Permitióse por ellos el comercio de América desde diversos puertos y con todas las costas de la península, siempre que fuesen súbditos los que lo hiciesen de la corona de España. Tan rápidamente creció el tráfico que se dobló en pocos años, esparciéndose las ganancias por las varias provincias de ambos emisferios.

Con tales mejoras de administracion y el aumento de riqueza enrobustecíanse las regiones de ultramar, y se iban preparando á caminar solas y sin los andadores del gobierno español. No obstante eso el vínculo que las unia era todavía fuerte y muy estrecho.

Otras causas concurrieron á aflojarle paulatinamente. Debe contarse entre las principales la revolucion de los Estados Unidos anglo-americanos. Jefferson en sus cartas asevera que ya entonces dieron pasos los criollos españoles para lograr su independencia. Si fue asi, debieron provenir tales gestiones de particulares proyectos, no de la mayoría de la poblacion ni de sus corporaciones adictas á la metrópoli con inveterados y apegados hábitos. Incurrió en error grave la corte de Madrid en favorecer la causa angloamericana, mayormente cuando no la impelian á ello filantrópicos pensamientos, sino personal pique de Cárlos III contra los ingleses, y consecuencias del desastrado pacto de familia. Dióse de ese modo un punto en que con el tiempo se habia de apoyar la palanca destinada á levantar los otros pueblos del continente americano. Lo preveia el ilustre conde de Aranda cuando precisado á firmar el tratado de Versalles aconsejó que se enviasen á aquellas provincias

infantes de España, quienes al menos mantuviesen con su presencia y dominacion las relaciones mercantiles y de buena amistad ea que se interesaban la prosperidad y riqueza peninsulares.

Tras lo acaecido en las márgenes del Delaware sobrevino la revolucion francesa, estímulo nuevo de independencia, sembrando en América como en Europa ideas de libertad y desasosiego. Hasta entonces los alborotos ocurridos habian sido parciales, y nacidos solo de tropelías individuales ó de vejaciones en algunas comarcas. Graves aparecieron las turbulencias del Perú, acaudilladas por Tupac-Amaro; mas como los indios que tomaron parte cometieron grandes crueldades, lo mismo con criollos que con españoles, obligaron á unos y á otros á unirse para sofocar insurrecciones dificiles de cuajar sin su participacion. Quiso conmoverse-Caracas en 1796, luego que se encendió la guerra con los ingleses. Pero aun entonces fueron principales promovedores el español Picornel y el general Miranda, forasteros ambos, por decirlo asi, en el pais. Pues el primero, corazon ardiente y comprometido en la conspiracion tramada en Madrid en 1795 contra el poder absoluto, hijo de Mallorca, no conocia bastantemente la tierra; y el segundo, aunque nacido en Venezuela, ausente años de alli, y general de la república francesa, amamantado con sus doctrinas tenia ya estas mas presentes que la situacion y preocupaciones de su primitiva patria. Por consiguiente se malogró la empresa intentada, permaneciendo aun muy hondas las raices del dominio español para que se las pudiera arrancar de un solo y primer golpe. Mr. de Humboldt, nada desafecto á la independencia americana, confiesa « que las ideas « que tenian en las provincias de Nueva-España acerca de la me-« trópoli, eran enteramente distintas de las que manifestaban las

« personas que en la ciudad de Méjico se habian formado por libros

« franceses é ingleses. »

Requeríase pues algun nuevo suceso, grande, extraordinario, que tocara inmediatamente á las Américas y á España, para romper los lazos que unian á entrambas, no bastando á efectuar semejante acontecimiento ni lo apartado y vasto de aquellos paises, ni la diversidad de castas y sus pretensiones, ni las fuerzas y riqueza que cada dia se aumentaban, ni el ejemplo de los Estados Unidos, ni tampoco los terribles y mas recientes que ofrecia la Francia; cosas todas que colocamos entre las causas generales y lejanas de la independencia americana, empezando las particulares y mas próximas en las revueltas y asombros que se agolparon en el año de 1808.

En un principio v al hundirse el trono de los Borhones manifestaron todas las regiones de ultramar en favor de la causa de España verdadero entusiasmo, conteniéndose á su vista los pocos que anhelaban mudanzas. Vimos en su lugar la irritación que produjeron alli las miserias de Bayona, la adhesion mostrada á las juntas de provincia y á la central, los donativos, en fin, y los recursos que con larga mano se suministraron á los hermanos de Europa. Mas apaciguado el primer hervor, y sucediendo en la península desgracias tras de desgracias, cambióse poco á poco la opinion, y se sintieron rebullir los deseos de independencia, particularmente entre la mocedad criolla de la clase media y el clero inferior. Fomentaron aquella inclinacion los ingleses, temerosos de la caida de España, fomentáronla los franceses y emisarios de José, aunque en otro sentido y con intento de apartar aquellos paises del gobierno de Sevilla y Cádiz, que apellidaban insurreccional: fomentáronla los anglo-americanos, especialmente en Méjico; fomentáronla, por último, en el rio de la Plata los emisarios de la infanta Doña Carlota, residente en el Brasil, cuyo gobierno independiente de Europa no era para la América meridional de mejor ejemplo que lo habia sido para la septentrional la separacion de los Estados Unidos.

A tantos embates necesario era que cediese y empezase á crujir el edificio levantado, por los españoles mas allá de los mares, cuya fábrica hubo de ser bien sólida y compacta para que no se resque-

brajase antes y viniese al suelo.

Contrarestar tamaños esfuerzos parecia dificultoso si no imposible, abrumado el reino bajo el peso de una guerra desoladora y exhausto de recursos. La junta central no obstante hubiera quizápodido tomar providencias que sostuviesen por mas tiempo la dominacion peninsular. Limitóse á hacer declaraciones de igualdad de derechos, y omitió medidas mas importantes. Tales hubieran sido en concepto de los inteligentes mejorar la suerte de las clases menesterosas con repartimiento de tierras; halagar mas de lo que se hizo la ambicion de los pudientes y principales criollos con honores y distinciones á que eran muy inclinados, reforzar con tropa algunos puntos, pues hombres no escaseaban en España, y el soldado mediano acá, era para allá muy aventajado, y finalmente enviar geses sirmes prudentes y de conocida probidad. Y ora fuera las circunstancias, ora descuido, no pensó la central como debiera en materia de tanta gravedad, y al disolverse contenta con haber hecho promesas, dejó la América trabajada ya de mil modos, con las mismas instituciones, desatendidas las clases pobres y al frente autoridades por lo general débiles é incapaces, y sospechadas algunas de connivencia con los independientes.

Verificose el primer estallido sin convenio anterior entre las diversas partes de la América, siendo dificiles las comunicaciones y no estando entonces extendidas ni arregladas las sociedades secretas que despues tanto influjo tuvieron en aquellos sucesos. El movimiento rompió per Caracas, tierra acostumbrada á conjuraciones; y rompió, segun ya insinuamos, al llegar la noticia de la pérdida de las Andalucías y dispersion de la junta central.

Levantamiento de Venezuela. El 19 de abril de 1810 apareció amotinado el pueblo de aquella ciudad capital de Venezuela, al que se unió la tropa; y el cabildo ó sea ayuntamiento, agregando á su seno otros individuos, erigióse en junta suprema, mientras que conforme anunció, se convocaba un congreso. El capitan general Don Vicente Empáran sobrecogido y hombre de ánimo cuitado no opuso resistencia alguna, y en breve desposeyéronle y le embarcaron en la Guaira con la audiencia y principales autoridades españolas. Siguieron el impulso de Caracas las otras provincias de Venezuela, excepto el partido de Coro y Maracaibo, en cuya ciudad mantuvo la tranquilidad y buen órden la firmeza del gobernador Don Fernando Miyares.

El haberse en Caracas unido la tropa al pueblo decidió la querella en favor de los amotinados. Ayudaba mucho para la determinacion del soldado el sistema militar que se habia introducido en América en el último tercio del siglo XVIII; en cuyo tiempo se crearon cuerpos veteranos de naturales del pais, que si bien en gran parte eran mandados por coroneles y comandantes europeos, tenian tambien en sus filas oficiales subalternos, sargentos y cabos americanos. Del mismo modo se organizaron milicias de infantería y caballería á semejanza las primeras de las de España, y en ellas se apoyó principalmente la insurreccion. Cierto es que al principio solo la menor parte de los tropas se declaró en favor de las novedades, y que hubo parages particularmente en Méjico y en el Perú en donde los militares contribuyeron á sofocar las conmociones, mas con el tiempo cundiendo el fuego, llegó hasta las tropas de línea.

El motivo principal que alegó Caracas para erigir una junta suprema é independiente, fundose en estar casi toda España sujeta ya á una dinastía extrangera y tiránica, añadiendo que solo haria uso de la soberanía hasta que volviese al trono Fernando VII, ó se instalase solemne y legalmente un gobierno constituido por las córtes, á que concurriesen legítimos representantes de los reinos, provincias y ciudades de Indias. Entre tanto ofrecia la nueva junta á los españoles que aun peleasen por la independencia peninsular, amistad y envío de socorros. El nombre de Fernando tuvo que sonar á causa del pueblo muy adicto al soberano desgraciado: esperanzados los promovedores del alzamiento que conllevando asi las ideas de la mayoría la traerian por sus pasos contados adonde deseaban, mayormente si se introducian luego innovaciones que le fueran gratas. No tardaron estas en anunciarse, pues se abolió en breve el tributo de los indios, repartiéronse los empleos entre los naturales, y se abrieron los puertos á los extrangeros. La última providencia halagaba á los propietarios que veian en ella crecer el valor de sus frutos, y ganaban al propio tiempo la voluntad de las naciones comerciantes, codiciosas siempre de multiplicar sus mercados.

Asi fue que el ministerio inglés poco explícito en sus declaraciones al reventar la insurreccion, no dejó pasar muchos meses sin expresar por boca de lord Liverpool « que S. M. B. no se consi-« deraba ligado por ningun compromiso á sostener un pais cual-« quiera de la monarquía española contra otro por razon de dife- « ferencias de opinion, sobre el modo con que se debiese arreglar « su respectivo sistema de gobierno; siempre que conviniesen en « reconocer al mismo soberano legítimo, y se opusiesen á la usur- « pacion y tiranía de la Francia... » No se necesitaba testimonio tan público para conocer que forzoso le era al gabinete de la Gran Bretaña, aunque hubieran sido otras sus intenciones, usar de semejante lenguaje, teniendo que sujetarse á la imperiosa voz de sus mercaderes y fabricantes.

Alzó tambien Buenos-Aires el grito de independencia al saber allí por un barco inglés, que arribó á Montevideo el 13 de mayo, los desastres de las Andalucías.

Era capitan general Don Baltasar Hidalgo de Cisneros hombre apocado y sin cautela, quien á peticion del ayuntamiento consintió en que se convocase un congreso, imaginándose que aun despues proseguiria en el gobierno de aquellas provincias. Instalóse dicho congreso el 22 de mayo, y como era de esperar fue una de sus primeras medidas la deposicion del inadvertido Cisneros, eligiendo tambien á la manera de Caracas una junta suprema que ejerciese el mando en nombre de Fernando VII. Conviene notar aqui que la formacion de juntas en América nació por imitacion de lo que se hizo en España en 1808, y no de otra ninguna causa.

Montevideo, que se disponia á unir su suerte con la de Buenos-Aires, detúvose noticioso de que en la península todavía se respiraba, y de que existia en la isla de Leon con nombre de regencia un gobierno central.

No asi el nuevo reino de Granada que siguió el impulso de Caracas, creando una junta suprema el 20 de julio. Apearon del mando los nuevos gobernantes á Don Antonio Amat, virey semejante en lo quebradizo de su temple á los gefes de Venezuela y Buenos-Aires. Acaecieron luego en Santa Fé, en Quito y en las demas partes altercados, divisiones, muertes, guerra y muchas lástimas, que tal esquilmo coge de las revoluciones la generacion que las hace.

Entonces y largo tiempo despues se mantuvo el Perú quieto y fiel á la madre patria, merced á la prudente fortaleza del virey Don José Fernando Abascal y á la memoria aun viva de la rebelion del indio Tupac Amaro y sus crueldades.

Tampoco se meneaba Nueva España, aunque ya se habian fraguado varias maquinaciones, y se preparaban alborotos de que mas adelante daremos noticia.

Por lo demas tal fue el principio de irse desgajando del tronco

Julcio acoros do paterno, y una en pos de otra ramas tan fructiferas oștas revuelias. del imperio español. ¿Escogieron los americanos para ello la ocasion mas digna y honrosa? A medir las naciones por la escala de los tiernos y nobles sentimientos de los individuos, abiertamente diriamos que no, habiendo abandonado á la metrópoli en su mayor afliccion, cuando aquella decretára igualdad de derechos, y cuando se preparaba á realizar en sus córtes el cumplimiento de las anteriores promesas. Los Estados Unidos separáronse de Inglaterra en sazon en que esta descubria su frente serena y poderosa, y despues que reiteradas veces les habia su metrópoli negado peticiones moderadas en un principio. Por el contrario los americanos españoles cortaban el lazo de union, abatida la península, reconocidas ya aquellas provincias como parte integrante de la monarquia, y convidados sus habitantes á enviar diputados á las córtes. No : entre individuos graduaríase tal porte de ingrato y aun villano. Las naciones desgraciadamente suelen tener otra pauta, y los americanos quizá pensaron lograr entonces con mas certidumbre lo que á su entender fuera dudoso y aventurado, libre la península y repuesto en el solio el cautivo Fernando.

Controvertible igualmente ha sido si la América habia llegado al punto de madurez é instruccion que eran necesarias para desprenderse de los vínculos metropolitanos. Algunos han decidido ya la cuestion negativamente atentos á las turbulencias y agitacion contínua de aquellas regiones, en donde mudando á cada paso de gobierno y leyes, aparecen los naturales no solo como inhábiles para sostener la libertad y admitir un gobierno medianamente organizado, pero aun tambien como incapaces de soportar el estado social de los pueblos cultos. Nosotros sin ir tan allá creemos sí, que la educacion y enseñanza de la América española será lenta y mas larga que la de otros paises : y solo nos admiramos de que haya habido en Europa hombres y no vulgares que al paso que negaban á España la posibilidad de constituirse libremente, se la concedieran á la América, siendo claro que en ambas partes habian regido idénticas instituciones, y que idénticas habian sido las causas de su atraso; con la ventaja para los peninsulares de que entre ellos se desconocia la diversidad de castas, y de que el inmediato roce con las naciones de Europa les habia proporcionado hacer mayores progresos en los conocimientos modernos, y mejorar la vida social. Mas si personas entendidas y gobiernos sabios olvidaban reflexiones tan obvias, ¿qué no seria de ávidos especuladores que soñaban montes de oro con la franquicia y amplia contratacion de los puertos americanos?

Medidas tomadas por el gobierpo español.

La regencia al instalarse habia nombrado sugetos que llevasen á las provincias de ultramar las noticias de lo ocurrido en principios de año, recordande al

Providencia

propio tiempo en una proclama la igualdad de condicion otorgada á aquellos naturales, é incluyendo la convocatoria para que aoudiesen á las córtes por medio de sus diputados. Fuera de eso no extendió la regencia sus providencias mas allá de lo que lo habia hecho la central, si bien es cierto que ni la situacion actual permitia el mismo ensanche, ni tampoco era político anticipar en muchos asuntos el juicio de las córtes, cuya reunion se anunciaba cercana.

Sin embargo publicáse en 17 de mayo de 1810 á nombre de dicha regencia una real órden de la mayor maguada acerca importancia, y por la que se autorizaba el comercio del comercio lidirecto de todos los puertos de Indias con las colonias extrangeras y naciones de Europa. Mudanza tan repentina y completa en la legislacion mercantil de Indias, sin previo aviso ni otra

consulta, saltando por encima de los trámites de estilo aun usados durante el gobierno antiguo, pasmó á todos y sobrecogió al comercio de Cádiz interesado mas que nadie en el monopolio de ultramar.

Sin tardanza reclamó este contra una providencia en su concepto injustisima y en verdad muy informal y temprana. La regencia ignoraba ó fingió ignorar la publicacion de la mencionada órden, y en virtud de examen que mandó hacer, resultá que sobre un permiso limitado al renglon de harinas, y al solo puerto de la Habana, habia la secretaría de hacienda de Indias extendido por sí la concesion à los demas frutos y mercaderías procedentes del extrangero y en favor de todas las costas de la América. ¿ Quién no creyera que al descubrirse falsía tan inaudita, abuso de confianza tan criminal y de resultas tan graves, no se hubiese hecho un escarmiento que arredrase en lo porvenir á los fabricadores de mentidas providencias del gobierno? Formóse causa, mas causa al uso de España en tales materias, encargando á un ministro del consejo supremo de España é Indias que procediese á la averiguacion del autor ó autores de la supuesta órden.

Se arrestó en su casa al marqués de las Hormazas ministro de hacienda, prendióse tambien al oficial mayor de la misma secretaría en lo relativo á Indias Don Manuel Albuerne y á algunos otros que resultaban complicados. El asunto prosiguió pausadamente, y despues de muchas idas y venidas, empeños, solicitaciones, todos quedaron quitos. Hormazas habia firmado á ciegas la órden sin leerla, y como si se tratase de un negocio sencillo. El verdadero culpado era Albuerne de acuerdo con el agente de la Habana Don Claudio María Pinillos, y Don Esteban Fernandez de Leon, siendo sostenedor secreto de la medida segun voz pública uno de los regentes. Tal descuido en unos, delito en otros, é impunidad ilimitada para todos probaban mas y mas la necesidad urgente de purgar á España de la maleza espesa que habian ahijado en su gobierno, de Godoy acá, los patrocinadores de la corrupcion mas descarada.

La regencia por su parte revocó la real orden, y mando recoger

los ejemplares impresos. Pero el tiro habia ya partido, y fácil es adivinar el mal efecto que produciria, sugiriendo á los amigos de las alteraciones de América nueva y fundada alegacion para pro-

seguir en su comenzado intento.

Supo la regencia el 4 de julio las revueltas de Caracas, y al concluirse agosto las de Buenos Aires. Apesadumbráronla noticias para ella tan impensadas y para la causa de España tan funestas, mas vivió algun tiempo con la esperanza de que cesarian los disturbios, luego que allá corriese no haber la península rendido aun su cerviz al invasor extrangero. ¡Vana ilusion! Alzamientos de esta clase ó se ahogan al nacer, ó se agrandan con rapidez. La regencia indecisa y sin mayores medios, consultó al consejo no tomando de pronto resolucion que pareciera eficaz.

Aquel cuerpo opinó que se enviase á ultramar un cortavarria para sugeto condecorado y digno, asistido de algunos buques de guerra y con órdenes para reunir las tropas de Puerto Rico, Cuba y Cartagena, previniéndole que solo em. please el medio de la fuerza cuando los de persuasion no bastasen. La regencia se conformó en un todo con el dictámen del consejo, y nombró por comisionado revestido de facultades omnímodas á Don Antonio Cortavarría individuo del consejo real, magistrado respetable por su pureza, pero anciano y sin el menor conocimiento de lo que era la América. Figurábase el gobierno español equivocadamente que no eran pasados los dias de los Mendozas y los Gascas, y que á la vista del enviado peninsular se allanarian los obstáculos y se remansarian los tumultos populares. Llevaba Cortavarría instrucciones que no solo se extendian á Venezuela, sino que tambien abrazaban las islas, Santa Fé y aun la Nueva España, debiendo obrar con él mancomunadamente el gobernador de Maracaibo Don Fernando Miyares, electo capitan general de Caracas, en recompensa de su buen proceder.

Gefes y pequeña expedicion enviada al rio de la Plata Respecto de Buenos Aires ya antes de saberse el levantamiento habia tomado la regencia algunas medidas de precaucion, advertida de tratos que la infanta Doña Carlota traia alli desde el Brasil; y como Mon-

tevideo era el punto mas á propósito para realizar cualquiera proyecto que dicha señora tuviese entre manos, se habia nombrado para prevenir toda tentativa por gobernador de aquella plaza á Don Gaspar de Vigodet militar de confianza.

Mas despues que la regencia recibió la nueva de la conmocion de Buenos Aires no limitó á eso sus providencias, sino que tambien resolvió enviar de virey de las provincias del rio de la Plata á Don Francisco Javier Elio acompañado de 500 hombres, de una fragata de guerra y de una urca, con órden de partir de Alicante, y de ocultar el objeto del viage hasta pasadas las islas Canarias. Se le recomendó asimismo lo que á Cortavarría en cuanto á que no em-

please la fuerza antes de haber tentado todos los medios de conciliacion.

He aqui lo que por mayor se sabia en Europa de las turbulencias de América, y lo que para cortarlas habia resuelto la regencia al tiempo de instalarse las córtes. Hallándose en el seno de estas diputados naturales de ultramar, concibese cortes en la mafacilmente que no dejarian huelgo á sus compañeros antes de conseguir que se ocupasen en tan graves cuestiones. Las propuestas fueron muchas y varias, y ya el 25 de setiembre tratándose de expedir el decreto del 24, expuso la diputacion americana que al mismo tiempo que se remitiese aquel á Indias, era necesario hablar á sus habitantes de la igualdad de derechos que tenian con los de Europa, de la extension de la representacion nacional como parte integrante de la monarquía, y conceder una amnistía ú olvido absoluto por los extravíos ocurridos en las desavenencias de algunos de aquellos paises. La discusion comenzó á encresparse, y Don José Mejía suplente por Santa Fé de Bogotá, y americano de nacimiento, fuese prudencia, fuese temor de que resonasen en ultramar las palabras que se pronunciaban en las córtes, palabras que pudieran ser funestas á los independientes, apoyados todavía en terreno poco firme, pidió que se ventilase el asunto en secreto. Accedió el congreso á los deseos de aquel señor diputado, si bien por incidencia se tocaron á veces en público en las primeras sesiones algunos de los muchos puntos que ofrecia materia tan espinosa.

Despues de reñidos debates aprobaron las córtes los términos de un decreto \* que se promulgó con fecha. de 15 de octubre, en el que aparecieron como esenciales bases: 1º la igualdad de derechos ya sancionada; 2º una amnistia general sin límite alguno.

En pos de esta resolucion vinieron á manera de secuela otras declaraciones y concesiones muy favorables á la América, de las que mencionaremos las mas principales en el curso de esta historia. Por ellas se verá cuánto trabajaron las córtes para grangearse el ánimo de aquellos habitantes, y acallar los motivos que hubiera de justa queja, debiendo haber finalizado las turbulencias, si el fuego de un volcan de extensa crátera pudiera apagarse por la mano del hombre.

La víspera de la promulgacion del decreto sobre América entablóse en público la discusion de la libertad de la imprenta. Don Agustin de Argüelles era quien primero la habia provocado, indicando en la sesion de la tarde del 27 de setiembre la necesidad de ocuparse á la mayor brevedad en materia tan grave. Sostuvo su dictámen Don Evaristo Perez de Castro, y aun insistió en que desde luego se formase para ello una comision, cuya propuesta aprobaron las córtes inmediatamente sin obstáculo alguno.

Dedicose con aplicacion continua á su trabajo la comision nombrada, y el 14 de octubre cumpleaños del rey Fernando VII leyó el informe en que habian convenido los individuos de ella; casual coincidencia ó modo nuevo de celebrar el natalicio de un príncipe, cuyo horóscopo vióse despues no cuadraba con el festejo. Al dia siguiente se trabó la discusion, una de las mas brillantes que hubo en las córtes, y de la que reportaron estas fama esclarecida. Lástima ha sido que no se hayan conservado enteros los discursos allí pronunciados, pues todavía no se publicaban de otició las sesiones, segun comenzó á usarse en el promedio de diciembre, habiéndose desde entonces establecido taquigrafos que siguiesen literalmente la palabra del orador. Sin embargo algunos curiosos y entre ellos ingleses tomaron nota bastante exacta de las discusiones mas principales, y eso nos habilita para dar una razon algo circunstanciada de lo que ocurrió en aquella ocasion.

Antes de reunirse las córtes la libertad de la imprenta apenas contaba otros enemigos sino algunos de los que gobernaban; mas despues que el congreso mostró querer proseguir su marcha con hoz reformadora, despertóse el recelo de las clases y personas interesadas en los abusos que empezaron á mirar con esquivez medida tan deseada. No pareciéndoles con todo discreto impugnarla de frente, idearon los que pertenecieron a aquel número, y estaban dentro de las córtes pedir que se suspendiese la deliberación.

Escogieron para hacer la propuesta al diputado que entre los suyos juzgaron mas atrevido, a Don Joaquín Tenreyro, quien despues de haber el dia 14 procurado infructuosamente diferir la lectura del informe de la comision, persistió el 15 en su propôsito de que se dejase para mas adelante la discusion, alegando que se deberia pedir con antelacion el parecer de ciertas corporaciones, en especial el de las eclesiásticas, y sobre todo aguardar la llegada de diputados próximos á aportar de las costas de levante. Manifestó su opinion el señor Tenreyro acaloradamente, y excitó la réplica de varios señores diputados que demostraron haber seguido el expediente no solo los trámites de costumbre, sino que tambien viniendo ya instruido desde el tiempo de la junta central, habia recibido con el mayor detenimiento la dilucidación necesaria. Reprodujo no obstante sus argumentos el señor Tenreyro, pero no por eso pudo estorbar que empezase de lleno la discusion. El señor Argüelles fue de los primeros que entrando en materia hizo palpables los bienes que resultan de la libertad de la imprenta. « Cuan-\* tos conocimientos, dijo, se han extendido por Europa han nacido « de esta libertad, y las naciones se han elevado á proporcion que w ha sido mas perfecta. Las otras oscurecidas por la ignorancia 🛊 y encadenadas por el despotismo, se han sumergido en la pro-

a porcion contraria. España, siento decirlo, se halla entre las últi-

« mas : Ajemos la vista en los postreros 20 años, en ese período a henchido de acontecimientos mas extraordinarios que cuantos « presentan los anteriores siglos, y en él podremos ver los por-« tentosos efectos de esa arma, á cuyo poder casi siempre ha ce-« dido el de la espada. Por su influjo vimos caer de las manos de de la nacion francesa las cadenas que la habian tenido esclavizada. « Una faccion sanguinaria vino á inutilizar tan grande medida, v « la nacion francesa ó mas bien su gobierno empezó á obrar en « oposicion a los principios que proclamaba.. El despotísmo fue « el fruto que recogió... Hubiera habido en España una arregiada « libertad de imprenta, y nuestra nacion no habria ignorado cual « fuese la situacion política de la Francia al celebrarse el vergon-« zoso tratado de Basilea. El gobierno español dirigido por un fa-« vorito corrompido y estúpido, incapaz era de conocer los ver-« daderos intereses del estado. Abandonóse ciegamente y sin tino « á cuantos gobiernos tuvo la Francia, y desde la convencion hasta « el imperio seguimos todas las vicisitudes de su revolucion, síem-« pre en la mas estrecha alianza, cuando llego el momento des-« graciado en que vimos tomadas nuestras plazas fuertes, y el « ejército del pérfido invasor en el corazon del reino. Hasta enton-« ces á nadie le fue lícito hablar del gobierno francés con menos « sumision que del nuestro; y no admirar à Bonaparte fue de los a mas graves delitos. En aquellos días miserables se echaron las semillas, cuyos amargos frutos estamos cogiendo ahora. Exten-« damos la vista por el mundo : Inglaterra es la sola nacion que « hallaremos libre de tal mengua. ¿Y á quién lo debe? Mucho « hizo en ella la energia de su gobierno, pero mas hizo la libertad « de la imprenta. Por su medio pudieron los hombres honrados difundir el antidoto con mas presteza que el gobierno francés su « veneno. La instruccion que por la via de la imprenta logró aquel w pueblo, fue lo que le hizo ver el peligro y saber evitarlo... » El señor Morros diputado eclesiástico sostuvo con fuerza, « ser « la libertad de la imprenta opuesta á la religion católica, apostó-

El señor Morros diputado eclesiástico sostuvo con fuerza, « ser « la libertad de la imprenta opuesta á la religion católica, apostó- « lica, romana, y ser por tanto detestable institucion. » Añadió : « que segun lo prevenido en muchos cánores ninguna obra podia « publicarse sin la licencía de un obispo ó concilio, y que todo lo « que se determinase en contra, seria atacar directamente la re- « ligion. »

Aqui notará el lector que desesperanzados los enemigos de la libertad de la imprenta de impedir los debates, trataron ya de impugnarla sin disfraz alguno y fundamentalmente.

Fácil fue al señor Mejía rebatir el dictamen del señor Morros, advirtiendo « que la libertad de que se trataba, limitabase a la « parte política y en nada se rozaba con la religion ni la potestad « de la iglesia... Observó tambien la diferencia de tiempos y la « errada aplicacion que habia hecho el señor Morros de sus textos,

« los cuales por la mayor parte se referian á una edad en que « todavía no estaba descubierta la imprenta... » Y continuando despues dicho señor Mejía en desentrañar con sutileza y profundidad toda la parte eclesiástica en que, aunque seglar, era muy versado, terminó diciendo: « Que en las naciones en donde no se « permitia la libertad de imprenta, el arte de imprimir habia sido « perjudicial, porque habia quitado la libertad primitiva que exis« tia de escribir y copiar libros sin particulares trabas, y que si « bien entonces no se esparcian las luces con tanta rapidez y ex- « tension, á lo menos eran libres. Y mas vale un pedazo de pan « comido en libertad, que un convite real con una espada que « cuelga sobre la cabeza, pendiente del hilo de un capricho. »

El señor Rodriguez de la Bárcena, bien que eclesiástico como el señor Morros, no recargó tanto en punto á la religion pero con maña trazó una pintura sombría, « de los males de la libertad de « la imprenta en una nacion no acostumbrada á ella, se hizo cargo a de las calumnias que difundia, de la desunion en las familias, de « la desobediencia à las leyes y otros muchos estragos, de los que a resultando un clamor general, tendria al cabo que suprimirse « una facultad preciosa, que coartada con prudencia era fácil con-« servar. Yo, continuó el orador, amo la libertad de la imprenta, « pero la amo con jueces que sepan de antemano separar la cizaña « de con el grano. Nada aventura la imprenta con la censura « previa en las materias científicas que son en las que mas importa « ejercitarse, y usada dicha censura discretamente, existirá en a realidad con ella mayor libertad que si no la hubiera, y se evi-« tarán escándalos y la aplicación de las penas en que incurrirán a los escritores que se deslicen, siendo para el legislador mas her-« moso representar el papel de prevenir los delitos que el de cas-« tigarlos. »

Replicó á este orador Don Juan Nicasio Gallego que, aunque revestido igualmente de los hábitos clericales, descollaba en el saber político, si bien no tanto como en el arte divino de los Herreras y Leones. « Si hay en el mundo, dijo, absurdo en este género, « eslo el de asentar como lo ha hecho el preopinante, que la li-« bertad de la imprenta podia existir bajo una previa censura. « Libertad es el derecho que todo hombre tiene de hacer lo que le « parezca, no siendo contra las leyes divinas y humanas. Esclavitud « por el contrario existe donde quiera que los hombres estan su-« jetos sin remedio á los caprichos de otros, ya se pongan ó no « inmediatamente en práctica. ¿Cómo puede, segun eso, ser la a imprenta libre, quedando dependiente del capricho, las pasio-« nes ó la corrupcion de uno ó mas individuos? ¿Y porqué tanto « rigor y precauciones para la imprenta, cuando ninguna legisla-« cion las emplea en los demas casos de la vida y en acciones « de los hombres no menos expuestas al abuso? Cualquiera es lic bre de proveerse de una espada, y dirá nadie por eso que se le
c deben atar las manos no sea que cometa un homicidiq? Puedo en
c verdad salir á la calle y robar á un hombre, mas ninguno llevado
c de tal miedo aconsejará que se me encierre en mi casa. A todos
c nos deja la ley libre el albedrío, pero por horror natural á los
c delitos, y porque todos sabemos las penas que estan impuestas
c á los criminales, tratamos cada cual de no cometerlos... »

Hablaron en seguida otros diputados en favor de la cuestion, tales como los señores Lujan, Perez de Castro y Oliveros. El primero expresó: « que los dos encargos particulares que le habia a hecho su provincia (la de Extremadura) habian sido que fuesen a públicas las sesiones de las córtes y que se concediese la libertad « de la imprenta. » Puso el último su particular cuidado en demostrar que aquella libertad « no solo era contraria á la religion, sino « que era compatible con el amor mas puro hácia sus dogmas y « doctrinas... Nosotros (continuó tan respetable eclesiástico) que-« remos dar alas á los sentimientos honrados, y cerrar las puertas « á los malignos. La religion santa de los Crisóstomos y de los Isi-« doros no se recata de la libre discusion, temen esta los que de-« sean convertir aquella en provecho propio. ¡ Qué de horrores y « escándalos no vimos en tiempo de Godoy! ¡ Cuánta irreligiosidad « no se esparció! y ¿habia libertad de imprenta? Si la hubiera « habido dejáranse de cometer tantos excesos con el miedo de la « censura pública, y no se hubieran perpetrado delitos, sumidos « ahora en la impunidad del silencio. ¿Ciertos obispos hubieran « osado manchar los púlpitos de la religion, predicando los triun-« fos del poder arbitrario, y por decirlo asi, los del ateismo? « ¿Hubieran contribuido á la destruccion de su patria y á la tibieza « de la fé, incensando impiamente al idolo de Baal, al malaven-« turado valido?... »

Contados fueron los diputados que despues impugnaron la libertad de la imprenta, y aun de ellos el mayor número antes provocó dudas que expresó una opinion opuesta bien asentada. Los señores Morales Gallego y Don Jaime Creus fueron quienes con mayor vigor esforzaron los argumentos en contra de la cuestion. Dirigióse el principal conato de ambos á manifestar « la suelta que iba á « darse á las pasiones y personalidades, y el riesgo que corria la a pureza de la fé, siendo de dificultoso deslinde en muchos casos « el término de las potestades política y eclesiástica. » El señor Argüelles rechazó de nuevo muchas de las objeciones, pero quien entre los postreros de los oradores habló de un modo luminoso, persuasivo y profundo fue el dignísimo Don Diego Muñoz Torrero, cuya candorosa y venerable presencia, repetimos, aumentaba peso á la va irresistible fuerza de su raciocinacion. « La materia que a tratamos, dijo, tiene, segun lo miro, dos partes, la una de jus-« ticia, la otra de necesidad. La justicia es el principio vital de la

« sociedad civil, é hija de la justicia es la libertad de la imprenta... « El derecho de traer á exámen las acciones del gobierno, es un a derecho imprescriptible, que ninguna nacion puede ceder sin dea jar de ser nacion. ¿ Qué hicimos nosotros en el memorable de-« creto de 24 de setiembre? Declaramos los decretos de Bayona « ilegales y nulos. Y ¿porqué? Porque el acto de renuncia se ha-« bia hecho sin el consentimiento de la nacion. ¿ A quién ha encomendado ahora esa nacion su causa? A nosotros, nosotros somos a sus representantes, y segun nuestros usos y antiguas leyes fun-« damentales, muy pocos pasos pudiéramos dar sin la aprobacion « de nuestros constituyentes. Mas cuando el pueblo puso el poder « en nuestras manos, ¿se privó por eso del derecho de examinar y criticar nuestras acciones? ¿Porqué decretamos en 24 de se-« tiembre la responsabilidad de la potestad ejecutiva, responsabi-« lidad que cabrá solo á los ministros cuando el rey se halle entre « nosotros? ¿Porqué nos aseguramos la facultad de inspeccionar « sus acciones? Porque poniamos poder en manos de hombres, y « los hombres abusan fácilmente de él si no tienen freno alguno « que les contenga, y no habia para la potestad ejecutiva freno « mas inmediato que el de las córtes. Mas, ¿somos por acaso in-« falibles? ¿Puede el pueblo que apenas nos ha visto reunidos « poner tanta confianza en nosotros que abandone toda precaucion? « ¿No tiene el pueblo el mismo derecho respecto de nosotros que « nosotros respecto de la potestad ejecutiva en cuanto á inspeca cionar nuestro modo de pensar y censurarle?... Y el pueblo ¿ qué medio tiene para esto? No tiene otro sino el de la imprenta; « pues no supongo que los contrarios á mi opinion le den la facul-« tad de insurreccionarse, derecho el mas terrible y peligroso que « pueda ejercer una nacion. Y si no se le concede al pueblo un « medio legal y oportuno para reclamar contra nosotros ; qué le « importa que le tiranice uno, cinco, veinte ó ciento?... El pue-« blo español ha detestado siempre las guerras civiles, pero quizá « tendria desgraciadamente que venir á ellas. El modo de evitarlo « es permitir la solemne manifestacion de la opinion pública. Toda-« vía ignoramos el poder inmenso de una nacion para obligar á « los que gobiernan á ser justos. Empero prívese al pueblo de la « libertad de hablar y escribir ¿cómo ha de manifestar su opinion? Si yo dijese a mis poderdantes de Extremadura que se establecia la previa censura de la imprenta ¿ qué me dirian al « ver que para exponer sus opiniones tenian que recurrir á pedir « licencia?... Es, pues, uno de los derechos del hombre en las « sociedades modernas el gozar de la libertad de la imprenta, sis-« tema tan sabio en la teórica, como confirmado por la experien-« cia. Véase Inglaterra : á la imprenta libre debe principalmente « la conservacion de su libertad política y civil, su prosperidad. Inglaterra conoce lo que vale arma tan poderosa : Inglaterra

a por tanto ha protegido la imprenta, pero la imprenta en pago « ha conservado la Inglaterra. Si la medida de que hablamos es a justa en si y conveniente, no es menos necesaria en el dia de hoy. « Empezamos una carrera nueva, tenemos que lidiar con un ene-« migo poderoso, y fuerza nos es recurrir á todos los medios que a afiancen nuestra libertad y destruyan los artificios y mañas del « enemigo. Para ello indispensable parece reunir los esfuerzos « todos de la nacion, é imposible seria no concentrando su energía « en una opinion unanime, espontanea é ilustrada, a lo que con-« tribuirá muy mucho la libertad de la imprenta, y en lo que « estan interesados no menos los derechos del pueblo, que los « del monarca... La libertad sin la imprenta libre aunque sea el a sueño del hombre honrado, será siempre un sueño... La dife-« rencia entre mí y mis contrarios consiste en que ellos conciben « que los males de la libertad son como un millon y los bienes « como veinte; yo, por lo opuesto, creo que los males son como « veinte y los bienes como un millon. Todos han declamado contra « sus peligros. Si vo hubiera de reconocer ahora los males que « trae consigo la sociedad, los furores de la ambicion, los horrores « de la guerra , la desolacion de los hombres y la devastacion de « las pestes, llenaria de pavor á los circunstantes. Mas por hor-« rible que fuese esta pintura, ¿ se podrian olvidar los bienes de a la sociedad civil, á punto de decretar su destruccion? Aqui a estamos, hombres falibles, con toda la mezcla de bueno y malo « que es propia de la humanidad, y solo por la comparacion de « ventajas é inconvenientes podemos decidirnos en las cuestiones... « Un prelado de España, y lo que es mas, inquisidor general, « quiso traducir la Biblia al castellano. ¿ Qué torrente de invecti-« vas no se desató contra? ... ¿ Cuál fue su respuesta? Yo no niego « que tiene inconvenientes, ¿ pero es útil pesados unos con otros? « En el mismo caso estamos. Si el prelado hubiera conseguido su « intento, a el deberiamos el bien, el mal a nuestra naturaleza. « Por fin, creo que hariamos traicion á los deseos del pueblo, y « que dariamos armas al gobierno arbitrario que hemos empezado « á derribar, si no decretásemos la libertad de la imprenta... La « previa censura es el último asidero de la tiranía que nos ha hea cho gemir por siglos. El voto de las córtes va á desarraigar esta, « ó á confirmarla para siempre. »

Son pálido y apagado bosquejo de la discusion los breves extractos que de ella hacemos y nos han quedado. Raudales de luz salieron de las diversas opiniones expuestas con gravedad y circunspeccion. Para darles el valor que merecen conviene hacer cuenta de lo que habia sido antes España y de lo que ahora aparecia: rompiendo de repente la mordaza que estrechamente y largo tiempo habia comprimido, atormentándolos, sus hermosos y deli-

cados labios.

La discusion general duró desde el 15 hasta el 19 de octubre, en cuvo dia se aprobó el primer artículo del proyecto de ley concebido en estos términos. « Todos los cuerpos y personas particu-« lares, de cualquiera condicion y estado que sean, tienen libertad « de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin neceα sidad de licencia, revision y aprobacion alguna anteriores á la a publicacion bajo las restituciones y responsabilidades que se « expresarán en el presente decreto. » Votóse el artículo por 70 votos contra 32, y aun de estos hubo 9 que especificaron que solo por entonces le desechaban.

Claro era que pasarian despues sin particular tropiezo los demas artículos explicativos por lo general del primero. La discusion sin embargo no finalizó enteramente hasta el 5 de noviembre, inter-

puestos á veces otros asuntos.

Reglamento por el que se concedia la libertad de la imprenta.

legislador.

El reglamento contenia en todo 20 artículos, tras del primero venian los que señalaban los delitos y determinaban las penas, y tambien el medo y trámites que habian de seguirse en el juicio. Tacháronle algunos de defectuoso en esta parte y de no definir bien los diversos casos. Pero pendiendo los límites entre la libertad y el abuso de reglas indeterminadas y variables, problema es de dificultosa resolucion conceder lo uno y vedar debidamente lo otro. La libertad gana en que las leyes sobre esta materia pequen mas bien por lo indefinido y vago que por ser sobradamente circunstanciadas; el tiempo y el buen sentido de las naciones acaban por corregir abusos y desvíos que no le es dado impedir al mas atento

Chocó á muchos, particularmente en el extran-Su examen. gero, que la libertad de la imprenta decretada por las córtes se ciñese á la parte política, y que aun por un artículo expreso (el 6°) se previniese, « que todos los escritos sobre matea rias de religion quedaban sujetos á la previa censura de los ordi-« narios eclesiásticos. » Pero los que asi razonaban, desconocian el estado anterior de España, y en vez de condenar debieran mas bien haber alabado el tino y la sensatez con que las córtes procedian. La inquisicion habia pesado durante tres siglos sobre la nacion, y era ya caminar á la tolerancia, desde el momento en que se arrancaba la censura de las manos de aquel tribunal para depositarla en solo las de los obispos, de los que si unos eran fanáticos. habia otros tolerantes y sabios. Ademas quitadas las trabas para lo político, ¿quién iba á deslindar en muchedumbre de casos los términos que dividian la potestad eclesiástica de la secular? El artículo tampoco extendia la prohibicion mas allá del dogma y de la moral, dejando á la libre discusion cuanto temporalmente interesaba á los pueblos.

El señor Mejía, no obstante eso, y el conocimiento que tenia de

la nacion y de las córtes se aventuró á proponer que se Incidentes de la ampliase la libertad de la imprenta à las obras relidiscusion. giosas. Imprudencia que hubiera podido comprometer la suerte de toda la ley, si á tiempo no hubiera cortado la discusion el señor Muñoz Torrero.

Por el contrario al cerrarse los debates Don Francisco Maria Riesco, diputado por la junta de Extremadura é inquisidor del tribunal de Llerena, pidió que en el decreto se hiciese mencion honorifica y especial del santo oficio; á lo que no hubo lugar, mostrando asi de nuevo las córtes cuán discretamente evitaban viciosos extremos. Libertad de la imprenta y santo oficio nunca correrán á las parejas, y la publicación aprobativa de ambos establecimientos en una misma y sola ley, hubiérala graduado el mundo de monstruoso engendro.

No se admitió el jurado en los juicios de imprenta, aunque algunos lo deseaban no pareciendo todavía ser ta para los julaquel oportuno momento. Pero a fin de no dejar la clos en lugar del nueva institucion en poder solo de los togados desafectos á ella, decidióse por uno de los artículos, que las cortes nombrasen una junta suprema, dicha de censura, que residiese cerca del gobierno formada de nueve individuos, y otra semejante de cinco á propuesta de la misma para las capitales de provincia. En la primera habia de haber tres eclesiásticos y dos en cada una de las otras. Tocaba á estas juntas examinar los impresos denunciados.

sus autores, editores é impresores, responsables á su vez y respectivamente. Los individuos de la junta eran en realidad los jueces del hecho, quedando despues á los tribunales la aplicacion de las penas.

y calificar si se estaba ó no en el caso de proceder contra ellos y

El nombre de junta de censura engañó á varios entre los extrangeros, creyendo que se trataba de censura preventiva y no de una calificacion hecha posteriormente á la impresion, publicacion y circulacion de los escritos, y solo en virtud de acusacion formal. Tambien disgustó, aun en España, que entrase en la junta un número determinado de eclesiásticos, pues los mas hubieran preferido que se dejase al arbitrio de las córtes. Sin embargo los altamente entendidos columbraron que semejante providencia tiraba á acallar la voz del clero, muy poderosa entonces, y á impedir sagazmente que acabase aquel cuerpo por tener en las juntas decidida mayoría.

La práctica hizo ver que el plan de las cortes estaba bien combinado, y que la libertad de la imprenta existe asi que cesa la previa censura, sierpe que la ahoga al tiempo mismo de recibir el ser.

En 9 de noviembre eligieron las córtes la mencionada junta suprema, y el 10 promulgóse el \* decreto libertad de la imde la libertad de la imprenta, de cuyo beneficio empezaron inmediatamente á gozar los españoles, pu-

Promúlgase la ( \* Ap. n. 8. )

blicando todo género de obras y periódicos con el mayor ensanche y sin restriccion alguna para todas las opiniones.

Partidos en las Durante esta discusion y la anterior sobre América, manifestáronse abiertamente los partidos que encerraban las córtes, los cuales como en todo cuerpo deliberativo principalmente se dividian en amigos de las reformas, y en los que les eran opuestos. El público insensiblemente distinguió con el apellido de liberales á los que pertenecian al primero de los dos partidos, quizá porque empleaban á menudo en sus discursos la frase de principios ó ideas liberales, y de las cosas segun acontece, pasó el nombre á las personas. Tardó mas tiempo el partido contrario en recibir especial epíteto, hasta que al fin un¹ autor de despejado ingenio calificóle con el de servil.

Existia aun en las córtes un tercer partido de vacilante conducta, y que inclinaba la balanza de las resoluciones al lado adonde se arrimaba. Era este el de los americanos: unido por lo comun con los liberales, desamparábalos en algunas cuestiones de ultramar, y siempre que se queria dar vigor y fuerza al gobierno peninsular.

A la cabeza de los liberales campeaba Don Agustin de Argüelles, brillante en la elocuencia, en la expresion numeroso, de ajustado lenguaje cuando se animaba, felicísimo y fecundo en extemporáneos debates, de conocimientos varios y profundos, particularmente en lo político, y con muchas nociones de las leyes y gobiernos extrangeros. Lo suelto y noble de su accion nada afectada, lo elevado de su estatura, la viveza de su mirar, daban realce á las otras prendas que ya le adornaban. Señaláronse junto con él en las discusiones y eran de su bando, entre los seglares Don Manuel García Herreros, Don José María Calatrava, Don Antonio Porcel y Don Isidoro Antillon, afamado geógrafo; los dos postreros entraron en las córtes ya muy avanzado el tiempo de sus sesiones. Tambien el autor de esta Historia tomó con frecuencia parte activa en los debates, si bien no ocupó su asiento hasta el marzo de 1811, y todavía tan mozo que tuvieron las córtes que dispensarle la edad.

Entre los eclesiásticos del mismo partido adquirieron justo renombre Don Diego Muñoz Torrero, cuyo retrato queda trazado, Don Antonio Oliveros, Don Juan Nicasio Gallego, Don José Espiga y Don Joaquin de Villanueva, quien en un principio incierto, al parecer, en sus opiniones, afirmóse despues y sirvió al liberalismo de fuerte pilar con su vasta y exquisita erudicion.

Contábanse tambien en el número de los individuos de este partido diputados que nunca ó rara vez hablaron, y que no por eso dejaban de ser varones muy distinguidos. Era el mas notable Don

Don Eugenio Tapia en una composicion poética bastante notable, y separando maliciosamente con una rayita dicha palabra, escribióla de este mode. Ser-vil.

Fernando Navarro, vocal por la ciudad de Tortosa, que habiendo cursado en Francia en la universidad de la Sorbona, y recorrido diversos reinos de Europa y fuera de ella, poseia á fondo varias lenguas modernas, las orientales y las clásicas, y estaba familiarizado con los diversos conocimientos humanos, siendo, en una palabra, lo que vulgarmente llamamos un pozo de ciencia. Venian tras del Don Fernando los señores Ruiz, Padron y Serra, eclesiásticos venerables, de quienes el primero habia en otro tiempo trabado amistad en los Estados Unidos con el célebre Franklin.

Ayudaban asimismo sobremanera para el despacho de los negocios y en las comisiones los señores Perez de Castro, Lujan, Caneja y Don Pedro Aguirre, inteligente el último en comercio y materias de hacienda.

No menos sobresalian otros diputados en el partido desafecto á las reformas, ora por los conocimientos que les asistian, ora por el uso que acostumbraban hacer de la palabra, y ora, en fin, por la práctica y experiencia que tenian en los negocios. De los seglares merecerán siempre entre ellos distinguido lugar Don Francisco Gutierrez de la Huerta, Don José Pablo Valiente, Don Francisco Borrull y Don Felipe Aner, si bien este se inclinó á veces hácia el bando liberal. De los eclesiásticos que adhirieron á la misma opinion anti-reformadora deben con particularidad notarse los señores Don Jaime Creus, Don Pedro Inguanzo y Don Alonso Cañedo. Conviene sin embargo advertir que entre todos estos vocales y los demas de su clase los habia que confesaban la necesidad de introducir mejoras en el gobierno, y aun pocos eran los que se negaban á ciertas mudanzas, dando demasiadamente en ojos los desórdenes que habian abrumado á España, para que á su remedio pudiese nadie oponerse del todo.

Entre los americanos divisábanse igualmente diputados sabios, elocuentes, y de lucido y ameno decir. Don José Mejía era su primer caudillo, hombre entendido, muy ilustrado, astuto, de extremada perspicacia, de sútil argumentacion, y como nacido para abanderizar una parcialidad que nunca obraba sino á fuer de auxiliadora y al són de sus peculiares intereses. La serenidad de Mejía era tal, y tal el predominio sobre sus palabras, que sin la menor aparente perturbacion sostenia á veces al rematar de un discurso lo contrario de lo que habia defendido al principiarle, dotado para ello del mas flexible y acabado talento. Fuera de eso, y aparte de las cuestiones políticas, varon estimable y de honradas prendas. Seguianle de los suyos entre los seglares, y le apoyaban en las deliberaciones, los señores Leiva, Morales Duarez, Feliu y Gutierrez de Teran. Y entre los eclesiásticos los señores Alcocer, Arispe, Larrazabal : Gordoa y Castillo : los dos últimos á cual mas digno.

. Apenas puede afirmarse que hubiera entre los americanos dipu-

tado que ladease del todo al partido anti-reformador. Uníase á él en ciertos casos, pero casi nunca en los de innovaciones.

Este es el cuadro fiel que presentaban los diversos partidos de las córtes, y estos sus mas distinguidos corifeos y diputados. Otros nombres tambien honrosos nos ocurrirán en adelante. Por lo demas en ningun parage se conocen tan bien los hombres, ni se coloca cada uno en su legítimo lugar, como en las asambleas deliberativas : son estas piedra de toque, á la que no resisten reputaciones mal adquiridas. En el choque de los debates se discierne pronto quién sobresale en imaginacion, quién en recto sentido, y cuál en fin es la capacidad con que la naturaleza ha dotado respectivamente á cada individuo : la naturaleza que nunca se muestra tan generosa que prodigue á unos dones perfectos intelectuales, ni tan mísera que prive del todo á otros de alguno de aquellos inapreciables bienes. En nuestro entender el mayor beneficio de los gobiernos representativos consiste en descubrir el mérito escondido, y en dar á conocer el verdadero y peculiar saber de las personas, con lo que los estados consiguen á lo último ser dirigidos, ya que no siempre por la virtud, al menos por manos hábiles y entendidas, paso agigantado para la felicidad y progreso de las naciones. Hubiérase en España sacado de este campo mies bien granada, si al tiempo de recogerla un ábrego abrasador no hubiese quemado casi toda la espiga.

Remueven las córtes à los individuos de la primera regencia. Mientras que las córtes andaban ocupadas en la discusion de la libertad de imprenta, mudaron tambien las mismas los individuos que componian el consejo de regencia. A ellas incumbia durante la ausencia

del rey constituir la potestad ejecutiva del modo que pareciera mas conveniente. De igual derecho habian usado las córtes antiguas en algunas minoridades; de igual podian usar las actuales, mayormente ahora que el principe cautivo no habia tomado en ello providencia determinada, y que la regencia elegida por la central lo habia sido hasta tanto que las córtes ya convocadas « estableciesen « un gobierno cimentado sobre el voto general de la nacion. »

Inasequible era que continuasen en el mando los individuos de dicha regencia, ya se considerase lo ocurrido con el obispo de Orense, y ya la mutua desconfianza que reinaba entre ella y las córtes, nacida de las causas arriba indicadas y de una providencia aun no referida que pareció maliciosa, ó hija de liviano é inexcusable proceder.

Fue esta una órden al gobernador de la plaza de Cádiz y al del consejo real « para que se celase sobre « los que hablasen mal de las córtes. » Los diputados atribuyeron esmero tan cuidadoso al objeto de malquistarlos con el público, y al pernicioso designio de que la nacion creyese era el congreso muy censurado en Cádiz. Las disculpas que la regencia dió, lejos

de disminuir el cargo le agravaron; pues habiendo dado la órden reservadamente y en términos solapados, pudiera dudarse si aquella disposicion provenia de las córtes ó de solo la potestad ejecutiva. Los diputados anunciaron en público que miraban la órden como contraria á su propio decoro, aspirando únicamente á merecer por su conducta la aprobacion de sus conciudadanos, en prueba de lo cual se ocupaban en dar la libertad de la imprenta para que se examinasen los procedimientos legislativos del gobierno con amplia y segura franqueza.

Unido el incidente de esta órden á las causas anteriormente insinuadas y á otras menos principales, decidiéronse por fin las córtes á remover la regencia. Hiciéronlo no obstante de un modo suave y el mas honorífico, admitiendo la renuncia que de sus cargos habian al principio hecho los individuos del propio cuerpo.

Al reemplazarlos redujeron las córtes á tres el número de cinco. y el 28 de octubre pasaron los sucesores á prestar Nómbrase una en el salon el juramento exigido, retirándose en nueva regencia de tres indiviconsecuencia de sus puestos los antiguos regentes. Habia recaido la eleccion en el general de tierra Don Joaquin Blake, en el gefe de escuadra Don Gabriel Císcar, y en el capitan de fragata Don Pedro Agar: el último como americano en representacion de las provincias de ultramar. Pero de los tres nombrados hallándose los dos primeros ausentes en Suplentes. Murcia, y no pareciendo conveniente que mientras llegaban gobernase solo Don Pedro Agar, eligieron las córtes dos suplentes que ejerciesen interinamente el destino, y fueron el general marqués del Palacio y Don José María Puig, del consejo

Este y el señor Agar prestaron el juramento lisa y llanamente, sin añadir observacion alguna. No asi el del Palacio, quien expresó « juraba sin perjuicio de los juramento del para de la considerado del para del

« Fernando VII. » Déjase discurrir qué estruendo moveria en las córtes tan inesperada cortapisa. Quiso el marqués explicarla; mas para ello mandósele pasar á la barandilla. Alli cuanto mas procuró esclarecer el sentido de sus palabras, tanto mas se comprometió perturbado su juicio y confundido. Insistiendo sin embargo el marqués en su propósito, Don Luis del Monte que presidia, hombre de condicion fiera, al paso que atinado y de luces, impúsole respeto, y le ordenó que se retirase. Obedeció el marqués, quedando arrestado por disposicion de las córtes en el cuerpo de guardia.

Con lo ocurrido dióse solamente posesion de sus destinos, el mismo dia 28, á los señores Agar y Puig, quienes desde luego se pusieron tambien las bandas, amarillo encarnadas, color del pabellon español, y distintivo ya antes adoptado para los individuos

de la regencia. En el dia inmediato nombraron las córtes como regente interino en lugar del marqués del Palacio al general marqués del Castelar, grande de España. Los propietarios ausentes Don Joaquin Blake y Don Gabriel Ciscar no ocuparon sus sillas hasta el 8 de diciembre y el 4 del próximo enero.

En las córtes enzarzóse gran debate sobre lo que se habia de hacer con el marqués del Palacio. No se graduaba su porfiado intento de imprudencia ó de meros escrúpulos de una conciencia timorata, sino de premeditado plan de los que habian estimulado al obispo de Orense en su oposicion. Hizo el acaso para aumentar la sospecha que tuviese el marqués un hermano fraile, que, algun tanto entrometido, habia acompañado á dicho prelado en su viage de Galicia á Cádiz, motivo por el que mediaba entre ambos relacion amistosa. Creemos sin embargo que el desliz del marqués provino mas bien de la singularidad de su condicion y de la de su mente, compuesto informe de instruccion y preocupaciones, que de amaños y anteriores conciertos.

Entre los diputados que se ensañaron contra el del Palacio, hubo algunos de los que comunmente votaban del lado anti-liberal. Señalóse el señor Ros, ya antes severo en el asunto del obispo de Orense, y el cual dijo en esta ocasion: « Trátese al marqués del Pa« lacio con rigor, fórmesele causa, y que no sean sus jueces indi« viduos del consejo real, porque este cuerpo me es sospechoso. »

Al fin, despues de haber pasado el negocio á una comision de las córtes, se arrestó al marqués en su casa, y la regencia nombrô para juzgarle una junta de magistrados. Duró la causa hasta febrero, en cuyo intermedio habiéndose disculpado aquel, escrito un manifiesto, y mostrádose muy arrepentido, logró desarmar á muchos, y en particular á sus jueces, quienes no dieron otro fallo sino « que el marqués estaba en la obligacion de volver á presen-« tarse en las córtes, y de jurar en ellas lisa y llanamente asi para « satisfacer á aquel cuerpo como á la nacion de cualquiera nota « de desacato en que hubiese incurrido... » En cumplimiento de esta decision pasó dicho marqués el 22 de marzo á prestar en las córtes el juramento que se le exigia. con lo que se terminó un negocio, solo al parecer grave por las circunstancias y tiempos en que pasó, y quizá poco atendible en otros, como todo lo que se funda en explicaciones y conjeturas acerca del modo de pensar de los individuos.

Ahora, antes de proseguir en nuestra tarea, será bien que nos detengamos a echar una ojeada sobre varias medidas que tomó la última regencia, y sobre acaecimientos que durante su mando ocurrieron, y de los que no hemos aun hecho memoria.

En la parte diplomática casi se habian mantenido las mismas relaciones. Limitábanse las mas importantes á las de Inglaterra, cuya potencia habia enviado en abril de ministro plenipotenciario á sir Enrique Wellesley, hermano del marqués y de lord Wellington. Consistieron las negociaciones principales en lo que se referia á subsidios, no habiéndose empeñado aun ninguna esencial acerca de las revueltas que iban sobreviniendo en ultramar. La Inglaterra pronta siempre á suministrar á España armas, municiones y vestuario, escatimaba los socorros en dinero, y al fin los suprimió casi del todo.

Viendo que cesaban los donativos de esta clase, pensóse en efectuar empréstitos bajo la proteccion y garantía del mismo gobierno inglés. La central habia pedido uno de 50,000,000 de pesos que no se realizó: la regencia al principio otro de 10,000,000 de libras esterlinas que tuvo igual suerte; mas como la razon dada para la negativa por el gabinete británico se fundó en que la suma era muy cuantiosa, rebajóla la regencia á 2,000,000. No por eso fue esta demanda en sus resultas mas afortunada que las anteriores, pues en agosto contestó el ministro \* Wellesley « que siendo grandísimos los subsidios que habia « prestado la Inglaterra a España en dinero, armas, municiones y « vestuario, á fin de que la nacion británica apurada ya de me-« dios, siguiese prestando á la española los muchos que todavía « necesitaba para concluir la grande obra en que estaba empeñada, « parecia justo que en recíproca correspondencia franquease su « gobierno el comercio directo desde los puertos de Inglaterra con α las dominios españoles de Indias bajo un derecho de 11 por 100 a sobre factura, en el supuesto que esta libertad de comercio solo « tendria lugar hasta la conclusion de la guerra empeñada enton-« ces con la Francia. » Don Eusebio de Bardají, ministro de estado, respondió (mereciendo despues su réplica la aprobacion del gobierno): « que no podria este admitir la propuesta sin concitar « contra sí el odio de toda la nacion, á la que se privaria, accea diendo á los deseos del gobierno británico, del fruto de las « posesiones ultramarinas, dejándola gravada con el coste del ema préstito que se hacia para su protección y defensa. » Aqui quedaron las negociaciones de esta especie, no yendo mas adelante otras entabladas sobre subsidios.

Las córtes con todo para estrechar los vínculos entre ambas naciones, resolvieron en 19 de noviembre \* mandado erigir que « se erigiese un monumento público al rey del « reino unido de la Gran Bretaña é Irlanda Jorge III « en testimonio del reconocimiento de España á tan « augusto y generoso soberano. » Lo apurado de los tiempos no permitió llevar inmediatamente á efecto esta determinacion, y los gobiernos que sucedieron á las córtes tampoco la cumplieron, como suele acontecer con los monumentos públicos cuya fundacion, se decreta en virtud de circunstancias particulares.

Motejaron algunos á la primera regencia que hubiese permitido la entrada de las tropas inglesas en Ceuta, y motejáronla no con justicia puesto que admitidas en Cádiz no habia razon para mostrarse tan recelosa respecto de la otra plaza. Y bueno es decir que aquella regencia tampoco accedia fácilmente en muchos casos á todo lo que los extrangeros deseaban. Lo hemos visto en lo del empréstito, y vióse antes en otro incidente que ocurrió al principiar junio. Entonces el embajador Wellesley pidió permiso para que lord Wellington pudiese enviar ingenieros que fortificasen á Vigo y las islas inmediatas de Bayona, á fin de que el ejército inglés tuviese aquel refugio en caso de alguna desgracia que le forzase á retirarse del lado de Galicia. Respondió la regencia que ya por órden suya se estaban fortaleciendo las mencionadas islas, y que en cualquiera contratiempo seria recibido alli lord Wellington y su ejército, tan bien como en las otras partes del territorio español, y con el agasajo y cariño debidos á tan estrechos aliados.

Signe la relacion de algunos acontecimientos ocurridos durante la primera regen-

Púsose igualmente bajo la dependencia del ministerio de estado una correspondencia secreta que se organizó en abril con mayor cuidado y diligencia que anteriormente, á las órdenes de Don Antonio Ranz

Romanillos magistrado hábil y despierto, quien estableció cordones de comunicacion por los puntos que ocupaban los enemigos, estando informado diaria y muy circunstanciadamente de todo lo que pasaba hasta en lo íntimo de la corte del rey intruso.

Por aqui tambien se despacharon las instrucciones dadas á una comision puesta en el mismo abril á cargo del marqués de Ayerbe. Enlazábase esta con la libertad de Fernando VII, y habíase ya tratado de ello con el arzobispo de Laodicea, último presidente de la central, con el duque del Infantado y el marqués de las Hormazas. Presumimos que traia este asunto el mismo orígen que el del baron de Kolly, sin tener resultas mas felices. El de Ayerbe salió de Cádiz en el bergantin Palomo, con 2,000,000 de reales, metióse despues en Francia, y no consiguiendo nada alli, tuvo la desgracia al volver de ser muerto en Aragon por unos paisanos que le miraron como á hombre sospechoso.

En junio propuso el gobierno inglés al español entrar en un concierto de cange de prisioneros de que se estaba tratando con Francia. Las negociaciones para ello se entablaron, principalmente en Morlaix entre Mr. Mackenzie y Mr. de Moustier. Tenian los franceses en Inglaterra unos 50,000 prisioneros, y no pasaban de 12,000 los ingleses que habia en Francia, ya de la misma clase, ya de los detenidos arbitrariamente por la policía al empezar las hostilidades en 1802. De consiguiente queriendo el gabinete británico, segun un proyecto de ajuste que presentó en 23 de setiembre, cangear hombre por hombre y grado por grado, hacíase indis-

pensable que formasen parte en el convenio España y los demas aliados de Inglaterra. Mas Napoleon, que no se curaba de llevar á cabo la negociacion sobre aquella base, y quizá tampoco bajo otra ninguna admisible, pedia que se le volviesen á bulto los prisioneros suyos de guerra en cambio de los ingleses, ofreciendo entregar despues los prisioneros españoles. La negociacion por tanto continuada sin fruto, se rompió del todo antes de finalizar el año de 1810. Y fue en ella de notar lo desvariado á veces de la conducta del comisario francés Mr. de Moustier que queria se considerase prisionero de guerra al ejército inglés de Portugal: Mr. de Moustier, el mismo que tiempos adelante embajador de España de Cárlos X de Francia, se mostró muy adicto á las doctrinas del mas puro y exaltado realismo.

Manejada la hacienda por la junta \* de Cádiz desde el 28 de enero, dia de su instalación, no ofreció aquel ramo en su forma variacion sustancial hasta el 31 de octubre en que se rescindió el contrato ó arreglo hecho con la regencia en 31 de marzo anterior. Las entradas que tuvo la junta durante dicho tiempo pasaron de 351,000,000 de reales. De ellas en rentas del distrito unos 84; en donativos é imposiciones extraordinarias de la ciudad 17; en préstamos y otros renglones (inclusas 249,000 libras esterlinas del embajador de Inglaterra ) 54; y en fin mas de 195 procedentes de América, siendo de advertir que en esta cantidad se contaban 27 millones que pertenecian á particulares residentes en pais ocupado, y de cuya suma se apoderó la junta bajo calidad de reintegro: tropelía que cometió sin que la desaprobase la regencia muy contra razon. Invirtiéronse de los caudales recibidos mas de 92,000,000 en la defensa y atenciones del distrito. mas de 146 en los gastos generales de la nacion, y enviáronse á las provincias unos 112, en cuya enumeracion asi de la data como del cargo hemos suprimido los picos para no recargar inútilmente la narracion. Las rentas de las demas partes de España se consumieron dentro de su respectivo territorio aprontando los naturales en suministros lo que no podian en dinero.

Circunscribióse la primera regencia, en cuanto á crédito público, á nombrar en 19 de febrero una comision de tres individuos que examinase el asunto y preparase un informe, encargo que desempeñó cumplidamente Don Antonio Ranz Romanillos, sin que se tomase en su consecuencia sobre la materia resolucion alguna.

En 24 de mayo, antes de entrar el obispo de Orense en la regencia, decidió esta que se reservase para las urgencias públicas la mitad del diezmo, providencia osada y que no se avenia con el modo de pensar de aquel cuerpo en otras cuestiones. Asi fue que pasó como relámpago anulándose en breve, y en virtud de representacion de varios eclesiásticos y prelados. El ejército que al tiempo de instalarse la regencia, estaba en muchas partes en casi completa dispersion, fuese poco á poco re-uniendo. En junio contaba ya 140,000 hombres, y creció su número hasta unos 170,000. No dejó para ello de tomar la regencia sus providencias, particularmente en la isla de Leon, pero lejos de alli debióse mas el aumento al espíritu que animaba á los soldados y á la nacion entera, que á enérgicas disposiciones del gobierno central, mal colocado ademas para tener un influjo directo y efectivo.

Una de las buenas medidas de esta regencia fue introducir en el ejército el estado mayor general. Sugirió la idea Don Joaquin Blake cuando mandaba en la isla. Por medio de dicho establecimiento se aseguraron las relaciones mutuas entre todos los ejércitos, y se facilitó la combinacion de las operaciones, pudiendo todas partir de un centro comun. Segun la antigua ordenanza desempeñaban aisladamente las facultades propias de dicho cuerpo el cuartel maestre y los mayores generales de infantería, caballería y dragones, desavenidos á veces entre sí. Blake formó el plan que aprobado por el gobierno se circuló en 9 de junio, quedando nombrado el mismo general gefe del nuevo estado mayor, plantel en lo sucesivo de excelentes y beneméritos militares.

Desde el principio del levantamiento fija en el ejército toda la atencion, habíase desatendido la marina, sirviendo en tierra muchos de sus oficiales. Pero arrinconado el gobierno en Cádiz, hízose indispensable el apoyo de la armada, no queriendo depender del todo de la de los ingleses.

Las fragatas y navíos que necesitaban entrar en dique ó no se podian armar por falta de tripulaciones, se destinaron á Mahon y la Habana. Los otros cruzaron en el Mediterráneo ó en el Océano, y traian ó llevaban auxilios de armas, municiones, víveres, caudales y aun tropa. Los buques menores y la fuerza sutil ademas de defender la bahía de Cádiz, la Carraca y los caños de la isla, contribuian á sostener el cabotage defendiendo los barcos costaneros de las empresas de varios corsarios que se anidaban con perjuicio de nuestra navegacion en Sanlúcar, Málaga y varias calas de la Andalucía.

Por lo que respecta á tribunales, si bien, segun dijimos, habia la regencia restablecido con grafi desacierto todos los consejos, justo es no olvidar que tambien antes habia abolido acertadamente el tribunal de vigilancia y seguridad, fundado por la central para los casos de infidencia. En 16 de junio desapareció dicha institucion, que por haber sido comision criminal extraordinaria merece vituperarse, pasando su negociado á la audiencia territorial. Ya manifestamos que los jueces de aquel primer cuerpo no se habian mostrado muy rigurosos, siendo quizá menos que sus sucesores, quienes condenaron á muerte al abogado Don Domingo Rico

Villademoros del tribunal criminal del intruso José, cogido en Castilla por una partida, y que en consecuencia de la sentencia dada contra su persona padeció en Cádiz la pena de garrote. Doloroso suceso, aunque el único que de esta clase hubo por entonces en Cádiz, al paso que en Madrid los adictos al gobierno intruso se encrudecian á menudo en los patriotas.

Recorrido habemos ahora y anteriormente los hechos mas notables de la primera regencia, y de ellos se colige, que esta á pesar de sus defectos y amor á todo lo que era antiguo, no por eso dejó las cosas en peor postura de aquella en que las habia encontrado: si bien pendió en parte tal dicha de la corta duracion de su gobierno y de no poder el mal ir mas allá á no haberse rendido al enemigo, villanía de que eran incapaces los primeros regentes, hombres los mas, si no todos, de honra y cumplida probidad.

Los nuevos regentes se inclinaban al partido reformador. De Don Joaquin Blake y de sus calidades de los puevos recomo general hemos hablado ya en diversas ocasiones: tiempo vendrá de examinar su conducta en el puesto de regente. Los otros dos gozaban fama de marinos sabios, en especial Don Gabriel Císcar, dotado tambien de carácter firme, distinguiéndose todos tres por su integridad y amor á la justicia.

Las córtes proseguian sin interrupcion en la carrera de sus trabajos y reformas. A propuesta del señor Argüelles decretaron\* en 4º de diciembre que se suspendiese el nombramiento de todas las prebendas eclesiásticas, excepto las de oficio y las que tuviesen anexa cura de almas. Al principio comprendiéronse en la resolucion las provincias de ultramar, mas despues se excluyeron, no queriendo por entonces disgustar al clero americano, de mayor influjo entre aquellos pueblos que el de la península entre los de acá.

El 2 del mismo mes, \* en virtud de proposicion del señor. Gallego, rebajáronse los sueldos mandando que ningun empleado disfrutase de mas de 40,000 reales vellon, fuera de los regentes, ministros del despacho, empleados en córtes extrangeras, y generales del ejército y armada en servicio activo. Ya antes se habia establecido hasta para los sueldos inferiores á 40,000 reales una escala de diminucion proporcional, no cobrando tampoco los secretarios del despacho mas allá de 120,000 reales. Se modificaron alguna vez estas providencias, pero siempre en favor de la economía y buen órden como era justo, y mas entonces apurado el erario, y con tantas obligaciones en el ramo de la guerra atendido con preferencia á otro alguno.

Experimentaron alivio en sus persecuciones muchos individuos arrestados arbitrariamente por la primera regencia, ó por los tribunales, ordenando que se activasen las causas, y que se hicie-

sen visitas de carceles. Las córtes, en medidas de esta clase, nunca mostraron diversidad de opinion. Asi quien primero insistió en la visita de carceles fue el señor Gutierrez de la Huerta, expresando « que en ella se descubririan muchos inocentes. » Porque el mal de España no consistia precisamente en los fallos crueles y frecuentes, sino en las prisiones arbitrarias y en su indefinida pro-

longacion.

Aunque ocupadas en estas y otras providencias del momento y urgentes, no olvidaron tampoco las córtes pensar en aquellas que en lo futuro debian afianzar la suerte y libertad de España. Rever las franquezas y fueros de que habian gozado antiguamente los diversos pueblos peninsulares, mejorándolos, uniformándolos y adaptándolos al estado actual de la nacion y del mundo, habia sido uno de los fines de la convocacion de córtes y del cual nunca prescindieron estas. Por tanto el 23 de diciembre, y conforme á

Nómbrese una comision especial para formar un proyecto de constitucion. una propuesta de Don Antonio Oliveros hecha el 9, nombróse una comision¹ especial que preparase un proyecto de constitucion política de la monarquía. En ella entraron europeos de las diversas opiniones que

habia en las córtes y varios americanos.

Por el mismo tiempo confundiéronse tambien los diferentes y opuestos modos de sentir en una discusion ardua, trabada en asunto que de cerca tocaba á Engrando VII.

Fernando VII. De resultas de la correspondencia inserta en el Monitor en este año de 1810, en la que habia cartas sumisas á Napoleon del rey cautivo, esparcióse por España que se trataba de unir á este con una princesa de la familia imperial y de restituirle, asi enlazado, al trono de sus abuelos, bajo la sombra y proteccion del emperador de los franceses, y con condiciones contrarias al honor é independencia de la nacion. A haberse realizado semejante plan siguiéranse consecuencias graves, y quizá por este medio mejor que por ningun otro hubiera alcanzado el extrangero la completa supeditacion de España. Mas por dicha el proyecto no convenia á la indomeñable alma de Napoleon, no sujeto á mudar de consejo, ni á alterar una primera resolucion.

¹ Los nombrados fueron: europeos, Don Diego Muñoz Torrero, Don Agustin de Argüe les, Don José Pablo Valiente, Don Pedro María Ric, Don Francisco Gutierrez de la Huerta, Don Evaristo Perez de Castro, Don Alonso Cañedo; Don José Espiga, Don Antonio Oliveros, Don Francisco Rodriguez de la Bárcena; americanos, Don Vicente Morales Duarez, Don Josquin Fernandez de Leiva, Don Antonio Joaquin Perez: y entraron despues Don Andres de Jauregui diputado por la ciudad de la Habana y Don Mariano Mendiola por Queiétaro. Agregóse de fuera á Don Antonio Ranz Romanillos, del consejo de hacienda, ocupado ya en Sevilla por la central en igual trabajo.

Movido de tales voces Don Antonio Capmany, centinela siempre-despierto contra todo lo que tirase á menoscabar la independencia nacional, habia en 10 de Capmany y Bordiciembre formalizado la proposicion siguiente. « Las teria.

ruli sobre la ma-

« córtes generales y extraordinarias deseosas de ele-

« var á ley la máxima de que en los casamientos de los reves debe a tener parte el bien de los súbditos, declaran y decretan : Que « ningun rey de España pueda contraer matrimonio con persona al- guna de cualquiera clase, prosapia y condicion que sea sin previa « noticia, conocimiento y aprobacion de la nacion española, repre-« sentada legitimamente en las córtes. » Tambien el señor Borrull hizo otra proposicion sobre el asunto, aunque en términos mas generales, pues decia : « Que se declaren nulos y de ningun valor ni a efecto cualesquiera actos ó convenios que ejecuten los reyes de España estando en poder de los enemigos, y puedan causar al-« gun perjuicio al reino. »

Amigos de las reformas, los contrarios á ellas, americanos, europeos, todos los diputados en una palabra concurrieron á dar su asenso á la mente ya que no á la letra de ambas proposiciones, cuya discusion se entabló el 29 de diciembre : unidad hija del amor que habia por la independencia, ante la cual callaban las demas pa-

siones. El mismo señor Borrull \* decia entonces... « En el

α fuero de Sobrarbe que regia á los aragoneses y na-

( \* AD. n. 14. ) « varros, fue establecido que los reyes no pudieran

a declarar guerras, hacer paces, treguas, ni dar empleos sin el

« consentimiento de doce ricos-homes, y de los mas sabios y anciaa nos. En Castilla se estableció tambien en todas las provincias de

« aquel reino, que los hechos arduos y asuntos graves se hubiesen

« de tratar en las mismas córtes, y asi se ejecutaba y de otro modo

« eran nulos y de ningun valor y efecto semejantes tratados. Asi

« que atendiendo á la ley antigua y fundamental de la nacion y á

« estos hechos, cualquiera cosa que resulte en perjuicio del reino debe ser de ningun valor... Esta aprobacion nacional debe servir

a siempre á los reyes, como una barrera contra los esfuerzos ex-

a traordinarios de sus enemigos, porque sabiendo los reyes que sus

a caprichos no han de ser admitidos por el estado, se abstendrán

« de entrar en ellos... »

II.

De la misma bandera anti-liberal que el señor Borrull era Don José Pablo Valiente, y sin embargo no solo aprobaba las proposiciones sino que deseaba fuesen mas claras y terminantes. « Podria « suceder muy bien, decia, que nuestro incauto, sencillo y cána dido príncipe, sin la experiencia que da el mundo se presentase « con una princesa jóven para sentarse tranquilamente en el trono. « Y entonces las córtes acertarian en determinar que no fuese ad-

a mitido, porque este matrimonio de ningun modo puede convenir 17

« á España... Sea ó no casado Fernando, nunca le admitiremes

a que no sea para hacernos felices... »

Hablaron en igual sentido otros diputados de la misma opinion. Los de la contraria como los señores Arguelles, Oliveros, Gallego y otros pronunciaron tambien extensos y notables discursos. Entre ellos el señor García Herreros se expresaba asi : « Desde el princia pio han estado los reyes sujetos á las leyes que les ha dictado la a nacion... Esta les ha prescrito sus obligaciones y les ha señalado « sus derechos, declarando nulo de antemano cuanto en contrario a hagan, La ley 29, tít. 11 de la Partida 3º dice : Si el rey jurase a alguna cosa que sea en daño ó menoscabo del reyno, non es tenido a de guardar tal jura como esta. Siempre ha podido la nacion recon-« venirles sobre el mal uso del poder, y á ese efecto dice la ley 10, a tit. 1°, Partida 2ª: Que si el rey usase mal de su poderio le puedan a decir las gentes tirano é tornarse el señorio que era de derecho en tor-« ticero... Los que se escandalizan de oir que la nacion tiene derecho « sobre las personas y acciones de sus monarcas, y que puede anular « cuanto hagan durante su cautiverio, repasen los fragmentos de « leyes que he citado, lean las leyes fundamentales de nuestra mo-• narquía desde su origen, y si aun asi no se convencen de la sobea rania de la nacion, de que esta no es patrimonio de los reyes, y a de que en todos tiempos la ley ha sido superior al rey, crean que « nacieron para esclayos y que no deben ser miembros de esta na-« cion, que jamas reconocerá otras obligaciones que las que ella misma se imponga... » Todo este discurso del cual no copiamos sino una parte, llevaba el sello de la rígida y profunda severidad del orador, de condicion muy desenfadada, claro y desembozado en su estilo, y de extensos conocimientos en nuestra legislacion é historia de las córtes antiguas, como procurador que habia sido de los reinos.

No quedaron atras en la discusion los americanos compitiendo con los europeos en ciencia y resolucion, señaladamente los señores Mejía y Leiva. Merece asimismo entre ellos particular memoria Don Dionisio Inca Yupangui diputado por el Perú, verdadero vástago de la antigua y real familia de los Incas, pintándose todavía en su rostro el origen indiano de donde procedia. Dijo pues el Don Dionisio: « Organo de la América y de sus deseos (y en verdad a ¿ quién podria serlo con mas justicia?) declaro á las córtes que « sin la libertad absoluta del rey en medio de su pueblo, la total a evacuacion de las plazas y territorio español, y sin la completa a integridad de la monarquía, no oirá la América proposiciones 6 a condiciones del tirano Napoleon, ni dejará de sostener con todo a fervor los votos y resoluciones de las córtes. »

En fin despues de unos debates muy luminosos que duraron por espacio de cuatro dias, y teniendo presentes las proposiciones de los señores Capmany y Borrull, y otras indicaciones que se hicieron, extendió el señor Perez de Castro un decreto que se aprobó en estos términos el 1° de enero de 1811. « Las cortes generales y ex-« traordinarias en conformidad de su decreto de 24 de setiembre « del año próximo pasado en que declararon nulas y de ningun « valor las ranuncias hechas en Bayona por el legítimo rey de España y de las Indias el señor Don Fernando VII, no solo por « falta de libertad, sino tambien por carecer de la esencialísima é « indispensable circunstancia del consentimiento de la nacion, de-« claran que no reconocerán, y antes bien tendrán y tienen por « nulo y de ningun valor ni efecto todo acto, tratado, convenio é « transaccion de cualquiera clase y naturaleza que hayan sido ó « fueren, otorgados por el rey, mientras permanezca en el esta-« do de opresion y falta de libertad en que se halla, ya se verifiq que su otorgamiento en el pais enemigo, ó ya dentro de España. « siempre que en este se halle su real persona rodeada de las ara mas, ó bajo el influjo directo ó indirecto del usurpador de su g corona; pues jamas le considerará libre la nacion, ni le prestará obediencia hasta verle entre sus fieles súbditos en el seno del « congreso nacional que ahora existe ó en adelante existiere. 6 « del gobierno formado por las córtes. Declaran asimismo que « toda contravencion á este decreto será mirada por la nacion como « un acto hostil contra la patria, quedando el contraventor responsable á todo el rigor de las leyes. Y declaran por último las « córtes que la generosa nacion á quien representan, no dejará un « momento las armas de la mano, ni dará oidos á proposicion de « acomodamiento ó concierto de cualquiera naturaleza que fuese. « como no preceda la total evacuación de España y Portugal por a las tropas que tan inicuamente los han invadido; pues las córtes « estan resueltas con la nacion entera á pelear incesantemente hasta « dejar asegurada la religion santa de sus mayores, la libertad de « su amado monarca, y la absoluta independencia é integridad de « la monarquia. » La votacion de este decreto fue nominal, y pesultó unánime su aprobacion por ciento catorce diputados que se hallaron presentes, en cuyo número contábanse ya propietarios venidos de América. Las córtes celebrando de este modo entradas de año, puede afirmarse sin parcial ni exagerado afecto que se encumbraron en aquella ocasion á par del senado romano en sus mejores tiempos.

Volvieron durante estos meses á ocupar à las córtes diversas veces las provincias de ultramar. Estimulaban à ello sus diputados y el deseo de hacer el hien de rica.

Anteres discusiones sobre América.

Anteres discusiones el lo sus diputados y el deseo de hacer el hien de rica.

Anteres discusiones el lo sus diputados y el deseo de hacer el hien de rica.

Llegó al Paraguay y al Tucuman propagado por Buenos-Aires. Lo mismo a Chile en donde por dicha haciendo a tiempo demision de su empleo el brigadier Carresco que alli mandala, y reemplazado por el conde de la Conquista, no se desconoció la autoridad suprema de la península, aunque ya caminaba aquel pais por pendiente resbaladiza.

Mas recias y de consecuencias peores aparecieron las revueltas de Nueva España. Empezaron ya á temerse desde el tiempo del virey Don José Iturrigaray á quien depusieron el 16 de setiembre de 1809 los europeos avecindados en aquel reino, sospechándole de confabulacion con los criollos, y autorizados para ello por la audiencia. Y aunque es cierto que dicho Iturrigaray fue absuelto de toda culpa en la causa que de resultas se le formó en Europa, quedaron sin embargo contra él en pie vehementísimos indicios de haber querido establecer un gobierno independiente, poniéndose él mismo á la cabeza. Nombró la central para suceder á este en el cargo de virey al arzobispo Don Francisco Javier de Lizana, anciano, débil, y juguete de pasiones agenas.

El ejemplo que se habia dado en desposeer á Iturrigaray aunque con recto fin, la pobreza de ánimo del arzobispo virey, y por último los desastres de España en 1810 dieron osadía á los descontentos para declararse abiertamiente en setiembre de este año. Quien primero se presentó como caudillo fue un clérigo por lo general desconocido: su nombre Don Miguel Hidalgo de la Costilla, cura de la poblacion de Dolores en los términos de la ciudad de Guanajuato. Instruido en las materias de su profesion no desconocia la literatura francesa, y era hombre sagaz, de buen entendimiento y modales cultos. Odió siempre á los españoles, y empezó á tramar conspiracion despues de unas vistas que tuvo con un general francés enviado por Napoleon para abogar en favor de su hermano José, y á quien prendieron en provincias internas, y llevaron en seguida á la ciudad de Méjico.

Hidalgo sublevó á los indios y mulatos, y entró con ellos el 16 de setiembre en el pueblo de su feligresía, y obrando de acuerdo con los capitanes del Provincial de la Reina Don Ignacio Allende y Don Juan Aldama, llegó á San Miguel el Grande donde se le unió dicho regimiento casi en su totalidad. Engrosado cada dia mas el cuerpo de Hidalgo, prosiguió este adelante « prorumpiendo en vivas á « Fernando VII y muerte á los gachupines; » nombre que alli se da á los europeos. Llevaban los amotinados un estandarte con la imágen de la vírgen de Guadalupe, tenida en gran veneracion por los indios: obligados los gefes á cubrir aqui como en lo demas de América sus verdaderos intentos bajo el manto de la religion y de fidelidad al rey.

Avanzaron de este modo Hidalgo y sus parciales, consiguiendo en breve apoderarse de Guanajuato, una de las póblaciones mas ricas y opulentas á causa de las minas que en su territorio se labran. El 18 de octubre extendiéronse los sublevados hasta Valladolid de Mechoacan, y reinando en Méjico gran fermentacion, parecia casi seguro el triunfo de aquellos, si por entonces y muy á tiempo no hubiese aportado de Europa Don Francisco Javier Venégas nombrado virey en lugar del arzobispo. Tan oportuna llegada comprimió el mal ánimo de los descontentos dentro de la ciudad, y tomándose para lo de afuera activas providencias, se paró el golpe que de tan cerca amagaba.

Hidalgo viniendo por el camino de Toluca, hallábase ya á 14 leguas de Méjico, cuando le salió al encuentro con 1500 hombres el coronel Don Torcuato Trujillo enviado por Venégas: corto número el de su gente si se compara con la que acompañaba á Hidalgo, allegadiza en verdad, pero que al cabo pudiera llevar ventaja por su muchedumbre á los soldados veteranos del gefe español.

Avistáronse ambas partes en el monte de las Cruces, y empeñóse vivo choque, costoso para todos, y de cuyas resultas el coronel Trujillo aunque victorioso juzgó prudente á causa del gran golpe de enemigos, retroceder por la noche á Méjico, en donde con su llegada creció en unos la zozobra, y en otros renació la esperanza.

De nuevo estaba comprometida la suerte de aquella ciudad y quiza sin remedio si Don Felix Calleja no la hubiera sacado del apuro. Era este gefe comandante de la brigada de San Luis de Potosí, y al saber la marcha de Hidalgo sobre Méjico, siguióle la huella con 3000 hombres de buenas tropas. No descorazonado por eso el clérigo general, sino antes animoso con la retirada de Trujillo del monte de las Cruces, revolvió contra Calleja y encontróle cerca de Aculco el 7 de noviembre. Trabóse desde luego pelea entre las fuerzas contrarias, y quedaron los insurgentes del todo desbaratados.

Mas poco despues habiéndoseles dado tiempo, se rehicieron y tuvo Calleja que embestirles otra vez y en varias acciones. De estas la principal y que acabó, por decirlo asi, con Hidalgo, dióse el 17 de enero de 1811 en el puente llamado de Calderon, provincia de Guadalajara. Aquel gefe y sus adherentes tuvieron en consecuencia que refugiarse en provincias internas, en donde cogidos el 21 de marzo inmediato, mandóseles arcabucear.

Hácia la costa del mar del sur en la misma Nueva España apareció tambien otro clérigo llamado Don José María Morelos, ignorante, feroz, en sus costumbres estragado y sin recato alguno, pero audaz y propio para tales empresas. Con todo tuvo al fin, si bien largo tiempo despues, la misma y desgraciada suerte de Hidalgo, habiendo él y otros gefes trabajado mucho la tierra, y alimentado el fuego de la insurreccion mal encubierto aun en las provincias tranquilas. Lo que perjudicó á los levantados de Méjico y tal vez los perdió por entonces, fue que no empezaron su movimiento en la capital, quedando por tanto en pie para contenerlos la autoridad central de los españoles. En Venezuela

y Buenos Aires sucedió al contrario, y asi desde el primer dia apareció en aquellas provincias mas asegurada la causa de los independientes.

La guerra que se encendió en Méjico al tiempo de levantarse Hidalgo, fue guerra a muerte contra los europeos, quienes a su vez procuraron desquitarse. Los estragos de consiguiente gravísimos y los daños para España sin cuento, pues aumentándose los desembolsos, y disminuyéndose las entradas con las turbulencias y con la ruina causada en las minas sobre todo de Guanajuato y Zacatecas, tuvieron que emplearse en aquellos paises los recursos que de otro modo hubieran venido a Europa para ayuda de la guerra peninsular.

Las córtes aquejadas con los males de América se esforzaron por calmarlos acudiendo á medidas legislativas que eran las de su competencia. Discutióse largamente en diciembre y enero sobre dar á ultramar igual representacion que a España. Los diputados de

pocretos en favor de aquellos para las córtes que entonces se celebraban. Pero
atendiendo á que por la mayor parte se habian efectuado en ultramar las elecciones hechas por los ayuntamientos con
arreglo á lo prevenido por la regencia, y á que cuando llegasen los
elegidos por el pueblo teniendo que venir de tan enormes distancias, habrian cesado ya probablemente los actuales diputados en
su ministerio, ciñóse el congreso á declarar \* en 9 de

febrero de 1811 « que la representacion americana « en las córtes que en adelante se celebrasen, seria enteramente « igual en el modo y forma á la que se estableciese en la penín- « sula, debiéndose fijar en la constitucion el arreglo de esta re- « presentacion nacional sobre las bases de la perfecta igualdad

« conforme al decreto de 13 de octubre. »

Se mandó asimismo entonces que los naturales y habitantes de aquellas regiones pudieran cultivar y sembrar cuanto quisieran, pues habia frutos como la viña y el olivo que estaba prohibido beneficiar. Veda que en muchos parages no se cumplia, y que no era tan rigurosa como la del tabaco en la España europea, adoptada en gran parte la última medida en favor de los plantíos de aquella produccion en América. Dióse tambien opcion para toda clase de empleos y destinos á los criollos, indios é hijos de ambas clases como si fueran europeos.

Tampoco tardó en eximirse a los indígenas de toda la América del tributo que pagaban, y aun de abolirse los repartimientos abusivos que consentia la práctica en algunos distritos. La misma suerte cupo á la mita ó trabajo forzado de los indios en las minas, prohibida en Nueva-España hacia muchos años, y solo permitida en algunas partes del Perú.

Así que las cortes decretaron sucesivamente para la América

todo lo que establecia igualdad perfecta con Europa; pero no decretando la independencia poco adelantaron, pues les promovedores de las desavenencias nunca en realidad se contentaron con menos, ni aspiraban a otra cosa.

En hacienda y guerra es en lo que en un principio no se ocuparon mucho las córtes; y no falto quien materia de guerra por ello las criticase. Pero en estos ramos deben distinguirse las medidas permanentes de las transitorias, y que solo reclaman preciosas circunstancias. Las primeras requieren tiempo y madurez para escoger las mas convenientes, teniendo que ajustar las alteraciones a antiguos hábitos, señaladamente en materia de contribuciones; en las que hay que chocar con los intereses de todas las clases sin excepcion y con intereses á que el hombre suele estar muy apegado.

Las segundas toca en especial el promoverlas a la potestad ejecutiva: ella conoce las necesidades, y en ella residen los datos y la razon de las entradas y salidas. El tener entendido la primera regencia que seria pronto removida, no la estimuló a ocuparse con ahinco en el asunto, y la que le sucedió en el mando, no hallandose, digámoslo asi, del todo formada hasta primeros de enero por ausencia de dos de los regentes, no pudo tampoco al principio poner en ello toda la diligencia necesaria. Ademas pedia tiempo el penetrarse del estado del ejercito, del de los pueblos y de su gobernacion; tarea no fácil ni breve si se atiende á la ocupacion enemiga, á los desórdenes que eran como indispensable consecuencia, y al estrecho campo que á veces habia para trazar planes de medios y recursos.

Sin embargo no se descuidaron ambos ramos al punto que algunos han afirmado. En 15 de noviembre ya autorizaron las córtes à la nueva regencia para levantar 80,000 hombres que sirviesen de aumento al ejército, tomando oportunas disposiciones sebre el modo é igualdad de los alistamientos.

Fomentóse tambien por una ley la fabricación de fusiles con otras providencias respecto de lo demas del armamento y municiónes. Las fábricas de la frontera, las de Aragon, Granada y otras partes las habia destruido el enemigo. La central no habia pensado en trasladar á tiempo el parque de artillería de Sevilla, ni su maestranza, ni su fundición, ni la sala de armas. Los ingleses suministraron muchos de estos artículos, pero aun no bastaban. El patriotismo de los españoles, el de sus juntas, el de la primera regencia, el de las sucesivas y las resoluciones de las córtes suplitoron la falta. Se estableció de nuevo en la isla de Leon un parque de artillería y una maestranza, y se habilitaron en la Carraca algunos talleres. Se fabricaron fusiles en Jubia y en el arsenal del Ferrol, lo mismo en las orillas del Eo, entre Galicia y Asturias, en el señorio de Molina y otros parages, algunose así inaccesibles, es-

tableciéndose en ellos fábricas volantes de armas, de municiones y de todo género de pertrechos que mudaban de sitio al aproxi-

marse el enemigo.

En el ramo de hacienda ademas de las providencias económicas que hemos referido y otras que por su menudencia omitimos, mandaron las córtes que se reuniesen en una sola tesorería general los caudales de la nacion que distribuyéndose antes por mas de un conducto, íbanse ó se extravasaban en menoscabo del erario.

Tales fueron los principales trabajos de las córtes y sus discusiones en los primeros meses de su instalacion, y en tanto que permanecieron en la isla, en donde cerraron sus sesiones el 20 de febrero de 1811 para volverlas á abrir en Cádiz el 24 del mismo mes.

Desde el 6 de octubre habian pensado trasladarse á dicha ciudad como mas populosa, mas bien resguardada y de mayores recursos. Suspendieron tomar resolucion en el caso por la fiebre amarilla ó sea vómito prieto que se manifestó en aquel otoño: terrible azote que en 1800 y 1804 habia esparcido en Cádiz y otros pueblos de la Andalucía y costa de levante la desolacion y la muerte. No habia desde entonces vuelto á aparecer en Cádiz, á lo menos de un modo sensible, y solo en este año de 1810 repitió sus estragos. Haya sido ó no esta enfermedad introducida de las Antillas, en lo que todavía no andan conformes los facultativos de mayor nombradía, contribuyó mucho ahora á su aparecimiento y propagacion la presencia de les forasteros que á la sazon se agolparon á Cádiz con motivo de la invasion de las Andalucías: en cuyas personas pegó el azote con extrema saña, pues los naturales estaban mas avezados á sus gol-. pes, ya por haber pasado antes la enfermedad, ya por haber nacido ó criádose en ambiente impregnado de tan funestos miasmas. La epidemia picó tambien en Cartagena y otros puntos, por fortuna apenas cundió á la isla. Hubo de ello al principio agudos temores á causa del ejército; pero no siendo numerosa aquella poblacion ni apiñada, y hallándose oreada bastantemente por medio de sus anchurosas calles, mantúvose en estado de sanidad. En cuanto á la tropa acampada en parages bañados por corrientes atmosféricas muy puras, gran preservativo de tal plaga, gozó de igual ó mayor beneficio. De los moradores ó residentes en la isla los que padecieron la enfermedad cogiéronla en viages que hacian á Cádiz, cuya asercion podríamos atestiguar por experiencia propia. La fiebre conforme á su costumbre duró tres meses : empezó á descubrirse en setiembre, tomó en octubre grande incremento, y desapareció del todo al acabar de diciembre.

Rodeaban por tanto en su cuna á la libertad española la guerra, las epidemias y otros humanos pade-

cimientos, como para acostumbrarla á los muchos y nuevos que la afligirian segun fuera prosperando, y antes de que afianzase en el suelo peninsular su augusto y perpetuo imperio.

## LIBRO DÉCIMOCUARTO.

Nueva distribucion de los ejércitos españoles. — La que tienen los ejércitos franceses. — Acontecimientos militares en Portugal. — Retirase Massena á Santaren. — Síguele Wellington lentamente. — Nuevas estancias de Massena. — De Wellington. — Apuros de Massena. — Convoy de Gardanne. — Avanza á Portugal el 9º cuerpo. — Júntase á Massena. — Claparède persigue á Silveira. — General Foy. — Beresford manda en la izquierda del Tajo. — Vuelven á Extremadura las divisiones de Romana y Don Cárlos de España. — Muerte de Romana. — Operaciones en las Andalucías y Extre-- Situacion de Soult. - Medidas que toma. - Parte á Extremadura. — Estado aqui de los españoles. — Sitio y toma de Olivenza por los franceses. — Ballesteros en el condado de Niebla. — Accion de Castillejos. — Avanza Ballesteros hácia Sevilla. - Sitio de Badajoz. - Menacho gobernador. — Accion del Gévora ó Guadiana el 19 de febrero. — Fonturvel en Badajoz. — Muerte gloriosa de Menacho. — Sucédele Imaz. — Ríndese Badajoz. — Ocupan los franceses otros puntos. — Sitio y capitulacion de Campomayor. — Acontecimientos en Andalucía. — Expedicion y campaña de la Barrosa. — Batalla del 5 de marzo. — Desavenencias entre los generales. — Debates que de resultas hay en las córtes. — Resoluciones en la materia. -Bonibardeo de Cádiz. — Breve expedicion de Zayas al condado. — Temporal en Cádiz. — Principia Massena á retirarse de Santaren. — Combates en la retirada con los ingleses. - Destrozos que causan los franceses en la retirada. — Destaca Wellington á Beresford á Extremadura. — Prosigue Massena su retirada. — Entra en España. — Pasa Wellington á Extremadura. — Acontecimientos militares en esta provincia. — Evacuan los franceses á Campomayor. — Castaños manda el 5º ejército español. — Sitian los aliados á Olivenza y se les entrega. — Llega Wellington á Extremadura. — Solicitan los ingleses el mando militar de las provincias confinantes de Portugal. -Niégaseles. — Vuelve Wellington á su ejército del norte. — Batalla de Fuentes de Oñoro. — Evacuan los franceses á Almeida. — Sucede á Massena en el mando el mariscal Marmont. - Wellington vuelve á partir para Extremadura. — Beresford sitia á Badajoz. — Expedicion que manda Blake y va á Extremadura. — Anteriores instrucciones de Wellington. — Avanza Soult á Extremadura. — Levanta Beresford el sitio de Badajoz. — Batalla de la Albuera. — Manifestacion del parlamento británico y de las córtes en favor de los ejércitos. — Celebra la victoria Lord Byron. — Llega Wellington despues de la batalla. — Empréndese de nuevo el sitio de Badajoz. — Gran quema en los campos. — Vuelve á avanzar Soult. — El mariscal Marmont viene sobre el Guadiana. - Retirase Wellington sobre Campomayor. - Juntasele su ejército del norte de Portugal. - Blake se separa del ejército aliado. - Su desgraciada tentativa contra Niebla. - Soult retrocede á Sevilla. — Correrías de Morillo. — Repasa el Tajo Marmont. — Tambien Wellington. — Fin de este libro.

Nueva distribucion de los ejércitos españo-

Distribuyó la nueva regencia en 16 de diciembre la superficie de España en seis distritos militares comprendiendo en ellos asi las provincias libres como las ocupadas, y destinando á la defensa de cada uno otros tantos ejércitos con la denominacion de 1º de Cataluña, 2º de Aragon y Valencia, 3° de Murcia, 4° de la isla de Leon y Cádiz, 5° de Extremadura y Castilla, 6° de Galicia y Asturias. Añadióse poco despues á esta distribucion un 7° distrito que abrazaba las provincias Vascongadas, Navarra y la parte de Castilla la Vieja situada á la izquierda del Ebro, sin excluir las montañas y costa de Santander. Bajo la autoridad del general en gefe de cada distrito se mandaban poner las divisiones, cuerpos sueltos y partidas que hubiese en su respectivo territorio; con lo cual parecia introducirse mejor órden en la guerra y apropiada subordinacion. Hasta ahora no se habia realmente variado la primera determinacion de la junta cen-

La que tienen los ejércitos fran-

Pero esta coordinacion de distritos y ejércitos no podrá à veces guiarnos en nuestro trabajo, pendiendo casi siempre las grandes maniobras militares de los planes de los franceses; quienes al fin de 1810 y comienzo de 1811 tenian apostados en el ocaso, mediodia y levante sus tres grandes cuerpos de operaciones, hallándose el primero en Portugal frente á los ingleses; el segundo en las Andalucías y Extremadura, y el otro en Cataluña y mojoneras de Aragon y Valencia. No se incluyen aqui las divisiones francesas que guerreaban sueltas, ni los ejércitos ó cuerpos que llamaban del centro y norte, cuyas tropas á mas de servir de escudo al gobierno intruso de Madrid, cubrian los caminos militares en los que hormigueaban á la continua partidarios españoles. La posicion del enemigo para obrar ofensivamente llevaba ventaja á la de los aliados que diseminados por la circunferencia de la península, no podian en muchos casos darse tan pronto la mano ni concertarse.

tral que repartió en cuatro los ejércitos del reino : las circunstancias, los desastres y providencias parciales la habian solo alterado, careciendo de regla fija respecto de las guerrillas ó cuerpos que

campeaban francos en medio del enemigo.

Por lo general seguiremos ahora en la relación de los sucesos mas prominentes los movimientos ú operaciones de las tres grandes masas francesas arriba indicadas.

Acontecimientos militares en Portugal.

Dejamos en noviembre de 1810 al ejército aliado en las líneas de Torres-Vedras, y fronteros á él los cuerpos enemigos que capitaneaba el mariscal Massena. Individualizamos en su lugar las respectivas estancias y fuerza de las partes beligerantes; y de creer era, segun uno y otro, que el general francés á fuer de prudente se hubiese retirado sin tardanza, temeroso de la hambre y otros contratiempos. Mas avezado á la victoria repugnábale someterse á los irrefragables decretos de su hado adverso. Y no le movian ni las muchas enferniedades de que adolecia su ejército, ni las bajas de este, picado á retaguardia y hostigado por el paisanage portugués. Aguardó para resolverse á variar de asiento á que estuviesen devastadas las comarcas en derredor, y entonces no trató aun de replegarse á la raya de España, sino solo de buscar algunas leguas atras nueva posicion en donde le escaseasen menos las vituallas, y á cuyo punto pudiera llamar á los ingleses, sacándolos de sus inexpugnables líneas.

Tomó en consecuencia Massena con mucha destreza hetirase Messena disposiciones preparatorias que disfrazasen su intento; pues à no obrar asi, sucediérale lo que en tales casos se decia antiguamente en Castilla: « Si supiese la hueste qué hace la hueste, « mal para la hueste : » maxima que indica lo necesario que es ocultar al enemigo los planes que se hayan premeditado. El mariscal francés despues de enviar delante bagages, enfermos, todo lo que los romanos conocian tan propiamente bajo el nombre de impedimenta, hizo desfilar a las calladas algunas de sus tropas, y él se alejó en persona de las líneas inglesas en la noche del 14 al 15 de noviembre. Parte de la fuerza enemiga marchó por la calzada real sobre Santaren, parte por Alcoentre, la vuelta de Alcanede y Torres-Novas. Los ingleses no se cercioraron del movimiento hasta entrada la mañana del 15, siendo esta nebulosa. Aun entonces no interrumpió Wellington la retirada, conservando en los atrincheramientos y fuertes casi todo su ejército, y enviando solo dos divisiones que siguiesen al enemigo. Dejaba este en pos de sí un rastro horrible de cadaveres, hediondez y devastacion.

Vacilaba Wellington acerca del partido que le convenia tomar, cierto de que caminaban por Ciudad Rodrigo refuerzos á Massena. Pues el movimiento retrógrado podria serlo de reconcentracion, ó un armadijo para sacar fuera de las líneas á los ingleses, y revolver el enemigo sobre su propia izquierda á Torres-Vedras por el Monte Junto, mientras los aliados le perseguian a retaguardia. Sin embargo muchos pensaron que sin arriesgar la suerte de las líneas, hubiera podido lord Wellington soltar mayor número de sus tropas, picar vivamente á los contrarios, y aun causarles grande estrago en los desfiladeros de Alenquer.

Prosiguiendo los franceses su marcha, vióse claramente cuál era su intento; solo quedó la duda de si dirigirlan su retirada por el Cecere ó por el Mondego. Wellington quiso entonces estrecharlos, y aun tuvo determinado acometer á Santaren, para lo que se preparó disponiendo antes que el general Hill cruzase el Tajo con una division y un regimiento de dragones, y que se moviese sobre Abrantes.

Fundábase la resolucion de Wellington en creer que los franceses habian solo dejado en Santaren una retaguardia: pero no era asi. Massena habíase parado, y no pensaba llevar mas allá sus pasos. En Torres-Novas tenia sentado su cuartel general en donde se alojaba la izquierda del 8° cuerpo, cuya restante tropa extendíase hasta Alcanede, y de alli por Leiria ocupaba la tierra la mayor fuerza de ginetes. Permanecia de respeto en Thomar el 6° cuerpo, del cual la division mandada por el general Loison dominaba los fértiles llanos de Gollegao, ayudada del 2° cuerpo dueño de Santaren, cabecera, por decirlo asi, de toda la posicion.

Era muy fuerte la de esta villa, singularmente en la estacion rigurosa de invierno. Sita en un alto arrancando casi del Tajo, tiene por su frente al rio Mayor, en cuyos terrenos bajos, rebalsadas las aguas, apenas queda otro paso sino el de una calzada angosta que empieza á mas de 800 varas de la eminencia.

Massena en su actual posicion ocupaba un pais susceptible de proporcionar bastimentos, teniendo ademas establecidas sus comunicaciones con España por medio de puentes echados en el Cecere, y sin que por eso se le ofreciese nuevo obstáculo para volver á emprender sus operaciones por el frente, ó pasar á la izquierda del Tajo.

Continuando Wellington en el engaño de que solo quedaba en Santaren una retaguardia enemiga, decidióse el 19 á acometer aquella posicion con dos divisiones y la brigada portuguesa del mando de Pack, pero suspendió el ataque habiéndosele retrasado la artillería con que contaba. Cuando el 20 renovó tentativas de embestir, sospechaba ya que en Santaren y sus contornos habia mas tropa que la de una retaguardia; y amagando entonces los enemigos hácia rio Mayor, confirmóse Wellington en sus temores, retrocedió y ordenó á Hill que hiciese alto en Chamusca, orilla izquierda del Tajo. Las muchas lluvias, la excesiva prudencia del general inglés, y el estado de cansancio y apuros del ejército contrario impidieron que hubiese señalados combates ó notable mudanza en las respectivas posiciones hasta el inmediato marzo.

Avanzado Wellington sentó sus reales en Cartaxo, atrincheró sus acantonamientos y fortificó aun mas las líneas de Torres-Vedras. No contento todavía con eso empezó á levantar á la izquierda del Tajo una nueva línea de defensa desde Aldeagallega á Setúval, y una cadena de fuertes entre Almada y Trafaria para asegurar tambien por aquel lado la boca del rio.

Apuros de Massena.

Igualmente Massena afirmaba sus estancias, y seguia cuidadoso los movimientos de los aliados. Tampoco dejaba de volver los ojos hácia su espalda, ansioso de que le

llegasen refuerzos; rota la comunicacion con su base de operaciones, ya por las partidas españolas del reino de Leon y Castilla, y ya porque el general Silveira, abalanzándose el 29 de octubre desde el Duero, habia bloqueado á Almeida, é interpoládose entre Portugal y España. Auxilios estos grandes , y que nunca debieran olvidar los ingleses. En tan enojosa situacion se hallaba el mariscal Massena cuando el 9º cuerpo á las órdenes del general Drouet conde de Erlon llegó á Ciudad Rodrigo con un gran convoy de provisiones de boca y guerra recogidas en Francia y Castilla. Destinado el socorro á Massena, envióle Drouet delante escoltado con 4000 infantes y tres escuadrones de caballería á las órdenes del general Gardanne, quien en 13 de noviembre obligando á Silveira á levantar el bloqueo de Almeida, penetró hasta Sabugal. No por eso se desalentó el general portugués, sino que al contrario siguiendo la huella de los enemigos, alcanzólos el 16 entre Valverde y otro pueblo inmediato; les mató gente y cogióles bastantes prisioneros. Gardanne sin embargo continuó su camino, y el 27 hallábase ya en Cardigos; mas molestado por las ordenanzas de aquella tierra, y dando oidos á la falsa noticia de que el general Hill se apostaba en Abrantes, replegóse precipitadamente á Sabugal con pérdida de mucha gente y de parte del convoy.

A poco pisando Drouet el suelo lusitano cruzó el Avanza à Portu-Coa el 17 de diciembre con 14000 infantes y 2000 ca-gal el 2º cuerpo. ballos, y avanzó á Gouvea. Destacó de su fuerza contra Silveira una division y mucha caballería bajo el mando del general Claparède, y uniéndose Gardanne al cuerpo principal del ejército, marchó este por el Alba abajo, y llegó á Murcella el 24. Dióse luego Drouet la mano por Espinhal con Massena, se Juntase à Massituó en Leiria, y dilatándose hácia la marina cortó la comunicacion entre Wellington y las provincias septentrionales de Portugal, mantenida hasta entonces principalmente por los gefes Trant y Juan Wilson.

Claparède en tanto vino á las manos con el general Claparède persi-Silveira que sobradamente confiado trabando pelea confiado desperante de sazon, se vió deshecho en Ponte do Abade hácia Trancoso, y acosado desde el 10 hasta el 13 de enero tuvo con bastante pérdida que replegarse la vuelta del Duero. Entró Claparède despues en Lamego, y amenazó á Oporto antes que el general Baccellar siempre al frente de las milicias de aquellas partes pudiera acudir en su socorro. Felizmente el francés no prosiguió adelante, sino que tornó á Moimenta da Beira; con lo que los portugueses pudieron cubrir la mencionada ciudad.

Por entonces entró asimismo en Portugal con 3000 hombres el general Foy, el cual enviado por Massena á Napoleon, si bien á costa de mil peligros de haber perdido parte de su escolta y los pliegos en las estrechuras de Pan-

corbo, tornaba de Francia despues de haber desempeñado cumplidamente tan dificultoso encargo. El emperador ignoraba el verdadero estado del ejército del mariscal Massena, y tenia que acudir para averiguar noticias á la lectura de los periódicos ingleses. Tal era el tráfago belicoso de las ordenanzas portuguesas y partidas españolas. Quien primero le informó de todo fue el general Foy, hallándose este de vuelta en Santaren el 2 de febrero.

Ambos ejércitos francés y anglo-lusitano permanecieron en prasencia uno de otro hasta principio de marzo. En el intervalo hicieron los enemigos para proveerse de víveres muchas correrías que dieron lugar a infinidad de desórdenes y a inauditos excesos. En nada estorbaron los ingleses tan destructora pecorea, y antes temieron continuamente ser atacados por los enemigos que solo se limitaron a meros reconocimientos, habiendo en uno de ellos sido

herido en una mejilla el general Junot.

En diciembre pasando Hill á Inglaterra enfermo, fue reemplazado en el mando de su gente, que casi siempre maniobraba á la izquierda del Tajo, por el mariscal Beresford. Era el principal objeto de estas tropas impedir la comunicacion de Massena con Soult, y las tenia Wellington destinadas á cooperar con los españoles en Extremadura. Aguardaba para efectuarlo la llegada de refuerzos de Inglaterra que tardaron mas de lo que creia en aportar á Lisboa, y por lo cual se difirió el cumplimiento de resolucion tan oportuna.

Vuelven à Extremadura divisiones de Romana y Don Càrlos de España. No sucedió asi con la de que regresasen á la mencionada provincia las dos divisiones españolas que al mando del marqués de la Romana se habian unido antes al ejército inglés, y tambien la de Don Cárlos de España que obraba del lado de Abrantes. Todas despues de promediar enero, y la última compuesta

se movieron despues de promediar enero, y la última compuesta de 1500 infantes y 200 caballos estaba ya el 22 en Campomayor. Las dos primeras continuaban bajo el mando inmediato de Don Martin de la Carrera y de don Cárlos Odonell y las guió en gefe durante el viage Don José Virues.

Debió Romana dirigirlas, pero en 23 de enero, próximo ya á partir, falleció de repente de una aneurisma en el cuartel general de Cartaxo. Muchos sintieron su muerte, y aunque conforme en su lugar se expresó, le faltaban á aquel caudillo varias de las prendas que constituyen la esencia del hombre del estado y de gran capitan, perdióse á lo menos con su muerte un nombre que pudiera todavía haber contribuida al feliz éxito de la buena causa. Las córtes honraron la memoria del difunto decretando que en su sepulcro se pusiese la siguiente inscripcion. « Al general marqués de la Romana la patria recognocida. »

Trasladar á Extremadura las indicadas divisiones españolas.

existale le que se preparaba en las Andalucías y en aquella provincia, de cuyas operaciones militares, íntimamente unidas con las de Portugal, ya es tiempo de hablar en debida forma.

Operaciones en as Andalucias y Extremadura.

Tenia Napoleon resuelto que Soult ayudase á Massena en su campaña, y aun parece se inclinaba á que se evacuasen las Andalucías, reconcentrando aquellas fuerzas en la márgen izquierda del Tajo, y poniéndolas de este modo en contacto por Abrantes con las tropas francesas de Portugal. Soult tardó en recibir las órdenes expedidas al efecto, interceptadas las primeras por los partidarios. Y aun despues tampoco se movió aceleradamente embarazado con sus propias atenciones, y porque le desagradaha favorecer á Massena en una empresa de la que resultaria á este en caso de triunfo la principal gloria.

Rodeábanle en verdad apuros de cuantía. Sebastiani necesitaba todo el 4º cuerpo de su mando para
atender á Granada y Murcia. Ocupaban al 1º y á su gefe Victor el
sitio de Cádiz y serranía de Ronda, y el 5º mandado todavía por
el mariscal Mortier empleaba toda su gente en velar sobre la Extremadura y el condado de Niebla, siendo ademas indispensable
mantener tropas que asegurasen las diversas comunicaciones.

Abandonar las Andalucías érale á Soult muy doloroso considerándolas ya como conquista y patrimonio suyo, y penetrar en el Alentejo con limitados medios, quedando á la espalda las plazas de Badajoz y Olivenza y las fuerzas españolas del condado y Extremadura, parecíale demasiadamente arriesgado. Queriendo evitar uno y otro y no desobedecer las órdenes de su gobierno, pidió permiso para atacar dichas plazas antes de invadir el Alentejo. Napoleon consintió en ello, y Soult, al tiempo que asi caminaba con paso mas firme en su expedicion, satisfacia tambien sus zelos y rivalidades, dejando á Massena solo y entregado á su suerte hasta que muy comprometido no pudiese este salir de ahogos, sino con la ayuda del ejército del mediodia. Tal fue al menos la yoz mas valida, y á la que daban fundadamente ocasion las desavenencias y disturbios que por lo comun reinaban entre unos y otros mariscales.

Antes de partir tomó Soult sus precauciones. Puso medidas que toen Córdoba al general Godinot en lugar de Dessolles que habia vuelto á Madrid. En Ecija apostó una columna bajo el mando del general Digeon destinada á mantener las comunicaciones; atrincheró del lado de Triana la ciudad de Sevilla, cuyo gobierno entregó en manos del general Daricau, y envió en fin refuerzos al condado de Niebla á las órdenes del coronel Remond.

Al entrar enero tenia Soult preparada su expedicion que debia constar en todo de unos 19,000 infantes y 4000 caballos, 54 piezas, un tren de sitio, convoy de provisiones y otros auxilios. Esta fuerza componíala el cuerpo de Mortier y.

parte del de Victor, viniendo ademas de Toledo, y no comprendiéndose en el número indicado unos 3000 hombres de infantería y 500 ginetes del ejército francés del centro, con que se adelantó á Trujillo el general Lahoussaie.

Por parte de los españoles proseguia mandando en Estado aqui de los españoles. Extremadura desde la ausencia de Romana Don Gabriel de Mendizabal, no habiendo ocurrido alli en todo aquel tiempo hecho alguno notable. La division de Ballesteros que pertenecia entonces al mismo ejército, continuaba obrando casi siempre hácia el condado de Niebla, y dándose la máno con Copons era la que mas bullia. Al tiempo de avanzar los franceses, Mendizabal, cuyas partidas se extendian á Guadalcanal, replegóse por Mérida buscando la derecha de Guadiana, y Ballesteros tiró á Frejenal. Latour-Maubourg apretó al primero de cerca con la caballería, y Gazan persiguió al último con objeto de proteger la marcha de la artillería y convoyes. Volvió pie atras de Trujillo la fuerza que mandaba Lahoussaie para cubrir el Tajo de las irrupciones de Don Julian Sanchez, y despejar tambien la comarca de otras partidas. El mariscal Soult con la infantería caminó sobre Olivenza.

Portuguesa antes esta plaza, pertenecia á España Sitio y toma de desde el tratado de Badajoz de 1801. Tenia fortifica-Olivenza por los cion regular con camino cubierto y nueve baluartes, pero flaca de suyo y descuidada no podia detener largo tiempo los ímpetus del francés. Era gobernador el mariscal de campo Don Manuel Herk. La plaza fue embestida el 11 de enero, y el 12 abrieron los enemigos trinchera del lado del oeste. Mendizabal cometió el desacuerdo de enviar un refuerzo de 3000 hombres, los cuales en vez de coadyuvar a la defensa de aquel recinto, claro era que no servirian sino para embarazarla. El 20 rompieron los enemigos el fuego con cañones de grueso calibre, y batieron el baluarte de San Pedro por donde estaba la brecha antigua. Ofreció el 21 el gobernador Herk sostener la plaza hasta el último apuro; y no obstante capituló al dia siguiente sin nuevo y particular motivo. Tuvieron algunos á gran mengua este hecho; pero debe considerarse que apenas habia dentro municiones de guerra, apenas artillería gruesa, y solo sí ocho cañones de campaña que manejados diestramente por Don Ildefonso Diez de Ribera, hoy conde de Almodóvar, contribuyeron á alucinar al enemigo sobre el verdadero estado de la plaza, y á imponerle respeto. Quizá sí faltó el gobernador en prometer mas de lo que le era dado cumplir.

Al propio tiempo Ballesteros cayendo al condado de Niebla, recibió de la regencia el mando de este distrito, y el aviso de que su division pertenecia en adelante al 4º ejército que era el de la isla de Leon. Copons el 25 de enero se embarcó para este punto con la tropa que capitaneaba, excepto la caballería y el cuerpo de Barbastro que quedó al lado

de Ballesteros: quien el mismo dia sostuvo en Villanueva de los Castillejos contra los franceses una accion bastante gloriosa.

Bajo aquel nombre comprenden algunos dos pueblos; el citado de Villanueva y el de Almendro situados á la caida de la sierra de Andévalo, por muchas partes de áspera y escarpada subida. En dos cumbres las mas notables, colocó Ballesteros 3 á 4000 peones que tenia, y al costado derecho en terreno algo mas llano 700 ginetes de que constaba la caballería. Lo mas principal de esta division procedia de la que en 1809 habia sacado aquel general de Asturias, conservándose de los oficiales casi todos excepto los que habia arrebatado la guerra ó los trabajos. Asi sonaban en la hueste los nombres de Lena y Pravia, de Cangas de Tineo, Castropol y el Infiesto: á que se añadia el provincial de Leon.

Ballesteros colocó su gente en dos líneas, y atacado por Gazan y Remond sostuvo su puesto con firmeza hasta entrar la noche, habiendo causado al enemigo una pérdida considerable. Retiróse despues por escalones con mucho órden, llegó á Sanlúcar de Guadiana y repasó tranquilamente este rio. Remond entonces quedó solo en el condado: marchó Gazan sobre Frejenal y Jerez de los Caballeros, tomó un destacamento suyo por capitulacion en 1º de febrero el torreon antiguo de Encinasola de poca importancia; y continuó despues el mismo general á Badajoz, dejando á Frejenal una columna volante.

Luego que Ballesteros notó que los enemigos po-Avanza Balles nian toda su atencion del lado de aquella plaza, comenzó de nuevo sus correrías. El 16 de febrero embistió á Frejenal, y cogió 100 caballos, 80 prisioneros y bagage. Rondó por los contornos; y engrosadas sus filas con prisioneros fugitivos de Olivenza, resolvió al finalizar el mes acometer á Remond en el condado. Temeroso el comandante francés se retiró mas allá del rio Tinto, de donde el 2 de marzo le arrojaron los nuestros: suceso que alteró en Sevilla los ánimos de los enemigos y de sus secuaces. Daricau, gobernador de esta ciudad, corrió en auxilio de Remond con cuanta gente pudo recoger; mas serenóse habiendo Ballesteros hecho alto, y repasado despues el Tinto. Incansable el español tornó el 9 desde Veas en busca de Remond, sorprendióle de noche en Palma, le deshizo, y tomóle bastantes prisioneros y dos cañones. Guerra afanosa y destructora para los franceses. Ballesteros preparábase el 11 á hacer decididamente una incursion hasta Sevilla mismo, cuando malas nuevas que venian de Extremadura, le obligaron á suspender el movimiento provectado.

Habian los enemigos embestido ya á Badajoz el 26 de enero. Aquella plaza está situada á la izquierda del Guadiana que la baña por el norte, y cubre una cuarta parte del recinto. Guarnécela del lado de la campiña un terraplen revestido

de mampostería, con ocho baluartes, fosos secos, medias lunas, camino cubierto y esplanada. Desagua alli al nordeste y corre por fuera un riachuelo de nombre Ribillas, cerca de cuya confluencia con el Guadiana álzase un peñon coronado de un antiguo castillo, el cual resguarda junto con dos de los baluartes el lado que mira al nacimiento del sol. En la derecha del Ribillas, á 200 toesas del recinto principal, y en un sitio elevado, se muestra el fuerte de la Picuriña, y al sudoeste el hornabeque de Pardaleras, con foso estrecho y gola mal cerrada. Estas dos obras exteriores se hallan como la plaza á la izquierda del Guadiana; descollando á la derecha enfrente del castillo viejo, poco ha indicado, un cerro que se dilata al norte, y en cuya cima se divisa el fuerte de San Cristóbal casi cuadrado. Lame la falda de este por levante el Gévora, que tambien se junta alli con el caudaloso Guadiana. No esguazable el último rio en aquellos parages, tiene un buen puente á la salida de la puerta de las Palmas, abrigado de un reducto. La poblacion yace en bajo, y está rodeada de un terreno desigual que pudiéramos llamar undoso, con cerros á corta distancia.

Menacho gebernador. Gobernábala el mariscal de campo Don Rafael
Menacho, soldado de gran pecho. Manejaba la artillería Don Joaquin Caamaño, y dirigia á los ingenieros Don Julian
Albo. Llegó á haber de guarnicion 9000 hombres. Poblaban la

ciudad de 11 á 12,000 habitantes.

Empezaron los franceses el 28 de enero á abrir la trinchera y atacar por varios puntos; mas solo á la izquierda del Guadiana y con horroroso bombardeo. En el cerro de San Miguel establecieron una batería de cuatro piezas de á ocho y un obus : en el inmediato del Almendro otra enfilando el fuerte de la Picuriña: lo mismo á la ladera del de las Mallas entre el Ribillas y el arroyo Calamon; plantando aqui tambien á la izquierda de este una batería de obuses y cañones, con otra en el cerro del Viento; y abriendo entre ambas una trinchera y camino cubierto muy prolongado, cuyo ramal flanqueaba el frente de Pardaleras. Llamaron los franceses al último ataque el de la izquierda; del centro al que partia del Calamon; de la derecha al que indicamos primero.

El 30 verificaron los españoles una salida, y dos dias despues respondió Menacho con brio á la intimacion que le hicieron los franceses de rendirse. Hincháronse el 2 de febrero las aguas del Ribillas, causando daño en los trabajos de los contrarios, y el 3 matáronles los nuestros, en una nueva salida de Pardaleras, mas

de 100 hombres, y arruinaron parte de las obras.

Don Gabriel de Mendizabal reuniendo con las suyas las divisiones españolas que habian venido del ejército anglo-portugues, trató de meterse en Badajoz, engrosar la guarnicion y retardar asi las operaciones del enemigo. Para ello, y facilitar á la infantería un camino seguro, mandó á Don Martin de la Carrera que arremetiese

el 6 por la mañana contra la caballería francesa, que en gran fuerza habia pasado el 4 á la derecha del Guadiana, y la arrojase mas allá del Gévora. Ejecutó Carrera su encargo gallardamente, y entonces Mendizabal se introdujo con los peones en la plaza.

Hicieron el 7 los cercados una salida contra las baterías enemigas del cerro de San Miguel y del Almendro. Mandaba la empresa Don Cárlos de España, y aunque puso este el pie en la primera de las indicadas baterías, solo inutilizó en ella una pieza, no habiendo llegado á tiempo los soldados que traian los clavos y demas instrumentos propios al intento. La del Almendro fue tambien asaltada, y pudiéronse clavar alli mas piezas. Sin embargo rehechos los franceses repelieron á los nuestros; y como por el descuido ó retardo arriba indicado no se habia destruido toda la artilleria, causó esta en nuestras filas al retirarse mucho estrago, y perdimos, entre muertos y heridos, unos 700 hombres, de ellos varios oficiales.

Salió el 9 de Badajoz el general Mendizabal, y la plaza quedó entonces custodiada con los 9,000 hombres, que segun dijimos habian llegado á componer su guarnicion; evacuando el recinto sucesivamente los enfermos y gente inútil. Mendizabal se acantonó en la márgen opuesta de Guadiana, apoyó su ala derecha en el fuerte de San Cristóbal, y aseguró de este modo la comunicacion con Yelves y Campomayor.

Receloso en seguida Soult de que el sitio se dilatase, puso su ahinco en llevarle pronto á cima. Por tanto, adelantada ya la segunda paralela á sesenta toesas de Pardaleras, rodearon á las 7 de la noche este fuerte unos 400 hombres, y abriéndose paso entre las empalizadas, se metieron dentro por la parte que les mostró á la fuerza un oficial prisionero. Pudo salvarse no obstante la mayor parte de la guarnicion. Prolongaron entonces los franceses hasta el Guadiana la paralela de la izquierda, y construyeron un reducto que barriendo el camino de Yelves, completaba el bloqueo por aquel lado.

Con todo menester era para acelerar la toma de Badajoz, destruir ó alejar á Mendizabal de las cercanías del fuerte de San Cristóbal. Lord Wellington habia aconsejado oportunamente al general español mantenerse sobre la defensiva y fortalecer su posicion con acomodados atrincheramientos, hasta tanto que pudiese socorrerle y obligar á los franceses á levantar el sitio. No dió Mendizabal oidos á tan prudentes advertencias; y confiado en que iban muy crecidos Guadiana y Gévora, no destruyó ni aseguró los vados que en aguas bajas se encuentran en ambos rios corriente arriba; contentóse solo con demoler un puente que habia en el Gévora, y trabajó lentamente en el reducto de la Atalaya, situado al norte á 800 toesas de San Cristóbal.

Desde el 12 habia el mariscal Soult enviado 1500 hombres para cruzar el Guadiana por el Montijo, y empezó el 17 á arrojar bom-

Accion del Gétora ò Guadiana el 19 de febrero. bas sobre el campo de Mendizabal, hácia el lado del fuerte de San Cristóbal con intento de apartarle de semejante amparo.

Quedábanle á Mendizabal unos 8000 infantes y 1200 caballos; y siendo muy superior la fuerza que podia atacarle, debiera por lo

mismo haber andado mas cauto.

El 18 menguaron las aguas, y descendió aquel dia por la derecha del Guadiana la caballería enemiga que habia tomado la vuelta del Montijo, cruzando los infantes por la tarde á legua y media de la confluencia del Gévora, y siempre corriente arriba. Mendizabal no ignoraba el movimiento de los franceses, pero no por eso evitó el encuentro.

Temprano en la mañana del 19, 6000 infantes enemigos y 3000 caballos estaban ya en batalla á la derecha del Guadiana, dispuestos tambien á pasar el Gévora. Una niebla espesa favorecia sus operaciones; y exhortados por el mariscal Soult y reforzados, comenzaron á vadear el último rio. Ejecutó el paso por la derecha con toda la caballería Latour-Maubourg con intencion de envolver la izquierda española; y por el lado opuesto cruzó la infantería al mando del general Girard, que logró asi interponerse entre el fuerte de San Cristóbal y el costado derecho de los españoles, cogiendo en medio ambos generales á nuestro ejército casi del todo desprevenido.

El mariscal Mortier, que gobernaba de cerca los movimientos ordenados por Soult, cerró de firme con los españoles. Nació luego en nuestras filas extrema confusion; los caballos, en cuyo número se contaban los portugueses de Madden no sostenidos bastantemente por Mendizabal, dieron los primeros el deplorable ejemplo de echar á huir, no obstante los esfuerzos valerosos de su principal gefe Don Fernando Gomez de Butron, que se puso á la cabeza de los regimientos de Lusitania y Sagunto. Mendizabal formó con los infantes dos grandes cuadros que resistieron algun tiempo en la altura de la Atalaya; pero que rotos al fin y penetrados por todas partes, disipáronse á la ventura. 800 hombres quedaron heridos, ó muertos en el campo; 3000 prisioneros, de ellos muchos oficiales con el general Virues; otros dispersáronse ó se acogieron á las plazas inmediatas. Cañones, muchos fusiles, bagaje, municiones, todo fue presa del enemigo. Salvóse en Campomayor con alguna gente Don Cárlos de España; en Yelves Butron y 800 hombres con Don Pablo Morillo que dió en tan aciago dia repetidas pruebas de valentía y ánimo sereno.

La pelea comenzada á las ocho de la mañana, terminóse una hora despues, no habiendo costado á los franceses mas de 400 hombres: pelea ignominiosamente perdida, y por la que se levantó contra Mendizabal un clamor universal harto justo. Fue causa de tamaño infortunio singular impericia que no disculpan ni

los brios personales ni la buena intencion de aquel desventurado general. Llamaron unos esta accion la del Gévora, otros la de San Cristóbal: los españoles casi solo la conocieron bajo el nombre de la del 19 de febrero.

Ganada la batalla bloqueó la plaza el mariscal Soult por la derecha del Guadiana, aseguró con puentes las comunicaciones de ambas orillas, y continuó el sitio reposadamente.

Creyó tambien que los ánimos se amilanarian con la derrota de Mendizabal, y envió un parlamento con nuevas propuestas. Mas Don Rafael Menacho manteniéndose impávido, no le admitió; y habitantes y militares merecieron á porfía ser colocados al lado de tan digno caudillo.

Hubo diversos hechos muy señalados. Digno es de contarse entre ellos el de Don Miguel Fonturvel, teniente de artillería de la brigada de Canarias. De avanzada edad, pidió no obstante que se le confiase uno de los puestos de mas riesgo; y perdiendo las dos piernas y un brazo, asi mutilado, animaba antes de espirar á sus soldados, y exclamó mientras pudo con interrumpidos acentos: «¡Viva la patria! contento muero » por ella. »

Los enemigos proseguian en sus trabajos, y se enderezaban principalmente contra los baluartes de San Juan y Santiago. El 26 extendiéndose por alli y batiendo la plaza con vivo cañoneo, se prendió fuego á un repuesto detras de uno de los baluartes; pero la presencia inmediata de Menacho impidió el desórden y evitó desgracias. Valeroso y activo este gefe disponíase á defender la ciudad hasta por dentro, y cortó calles, atroneró casas y tomó otras medidas no menos vigorosas.

Todo anunciaba que llevaria al cabo su propósito, cuando el 4 de marzo observando desde el muro una salida, en que se causó bastante daño al enemigo, cayó muerto de una bala de Muerto gloriosa cañon. Glorioso remate de su anterior é ilustre carrera, y pérdida irreparable en tan apretadas circunstancias. Las córtes hicieron mencion honrosa del nombre de Menacho, y premiaron á su familia debidamente.

Sucedióle el mariscal de campo Don José de Imaz, que correspondió de mala manera á tamaña confianza; pues capituló el 10, no aportillada bastantemente la brecha en la cortina de Santiago, ni maltratados todavía los flancos; y á tiempo en que por telégrafo se le avisó de Yelves que Massena se retiraba, y que la plaza de Badajoz no tardaria en ser socorrida.

Quiso Imaz cubrir su mengua con el dictámen del comandante de ingenieros Don Julian Albo y el de otros gefes que estuvieron por rendirse. No asi Caamaño el de artillería que dijo: « Pruébese un asalto, ó abrámonos paso por medio « de las filas enemigas. » Igualmente fue elevado y noble el parecer del general Don Juan José García, que si bien anciano, expresó con brio: « Defendamos á Badajoz hasta perder la vida. » Mas Imaz con inexplicable contradiccion, votando en el consejo, que al efecto se celebró, con los dos últimos gefes, entregó la plaza en el mismo dia sin que hubiese para ello nuevo motivo. Como gobernador solo á él tocaba decidir en la materia, y él era el único y verdadero responsable. Equivocóse si creyó que resolviendo de un modo y votando de otro, conservaria al mismo tiempo intactos su buen nombre y su persona. Formósele causa, que duró, segun tenemos entendido, hasta la vuelta del rey Fernando á España, caminando y terminándose al son de tantas otras de la misma clase.

Ocuparon los franceses á Badajoz el 11 de marzo. Salieron por la brecha y rindieron las armas 7135 hombres: habia en los hospitales 1100 enfermos, y en la plaza 170 piezas de artillería con municiones bastantes de boca y guerra.

Ocupan los franceses otros puntos.

Sitio y capitulacion de Campomayor. En seguida el general Latour-Maubourg marchó sobre Alburquerque y Valencia de Alcántara, de que se apoderó en breve, no hallándose aquellas antiguas y malas plazas en verdadero estado de defensa. El mariscal Mortier sitió el 12 de marzo á Campomayor.

Guarnecian el recinto, de suyo débil, unos pocos soldados de milicias y ordenanzas, y era gobernador el valeroso portugués José Joaquin Talaya. Los enemigos situaron sus baterías á medio tiro de fusil, amparados de las ruinas del fuerte de San Juan, demolido en la guerra de 1800. Intimaron inútilmente la rendicion el 15, y arrojando sin cesar dentro infinidad de bombas, y batiendo el muro con vivísimo y continuado fuego, abrieron el 21 brecha muy practicable. Pronto al asalto no quiso todavía entregarse el bizarro gobernador, no obstante sus cortos medios y escasa tropa: y solo ofreció que se rendiria si pasadas veinticuatro horas no le hubiese llegado socorro. Frustrada esta esperanza, salió por la brecha, cumplido el plazo, con unos 600 hombres entre milicianos y ordenanzas que era toda su gente.

Arouteelmientos
en Andalucia.

Nuevos cuidados llamaron á Sevilla al mariscal
Soult Luego que este se ausentó de aquella ciudad,
tratóse en Cádiz de distraer las fuerzas de la línea sitiadora y aun
de obligar al enemigo, si ser podia, á alzar el campo. Pensóse llevar á efecto tal propósito al fenecer enero, y obraban de acuerdo
españoles é ingleses. En consecuencia partió de Cádiz alguna tropa
que desembarcó en Algeciras; y que con otra gente de la serranía
de Ronda formó la primera division del 4º ejército á las órdenes de
Don Antonio Begines de los Rios. Debiendo este gefe dar la señal
de los movimientos proyectados, marchó sobre Medinasidonia, y
el 29 del mismo enero rechazó á los franceses cogiéndoles 150 hombres. El mayor inglés Brown que continuaba gobernando á Tarifa,

apoyó la maniobra avanzando á Casas Viejas. Paró alli esta tentativa, habiéndose retardado la ejecucion del plan principal.

Un mes trascurrió antes de que se realizase; mas entonces combinóse de modo que todos se lisonjeaban con la esperanza de que tuviese buena salida. Debia componerse la expedicion de las indicadas tropas de Begines y Brown, y de las que acompañasen de la isla y Cádiz á los generales Graham y Don Manuel de la Peña. Habia el último de mandar en gefe, como quien llevaba mayor fuerza; y escogióle la regencia no tanto por su mérito militar, cuanto por ser de índole conciliadora y dócil bastante para escuchar los consejos que le diese el general inglés, mas experto y superior en luces.

Las tropas británicas fueron las primeras que dieron la vela; luego las españolas el 26 de febrero. Conducia nuestra expedicion de mar el capitan de navío Don Francisco Maurelle; escoltábanla la corbeta de guerra Diana y algunas fuerzas sutiles, y la componian mas de 200 buques. Navegó la expedicion con el mayor orden, y pusieron las tropas pie en tierra en Tarifa al anochecer del 27. Incorporáronse alli á los nuestros el cuerpo principal de los inglesses, y efectos y tropa de algunos buques que impelidos del viento

y corrientes del Estrecho, habian aportado á Algeciras.

Reunido en Tarifa todo el ejército combinado, excepto la division de Begines que se unió el 2 de marzo en Casas Viejas, distribuyóle el general la Peña en tres trozos, vanguardia, centro ó cuerpo de batalla, y reserva. La primera la guiaba Don José de Lardizabal, el centro el príncipe de Anglona, y la última el general Graham. En todo con los de Begines 11,200 infantes, entre ellos 4300 ingleses. Habia ademas 800 hombres de caballería, 600 nuestros, los otros de los aliados: mandaba los ginetes el mariscal de campo Don Santiago Whittingham. Se contaban 24 piezas de artillería.

Pusóse el 28 en marcha el ejército con direccion al puerto de Facinas, por cuyo sitio atraviesa, partiendo del mar á las sierras de Ronda, la cordillera que termina al ocaso el campo de Gibraltar. Desde ella se desciende á las espaciosas llanuras que se dilatan hasta cerca de Chiclana, Santi Petri y faldas del cerro de Medinasidonia; adonde descolgándose de las sierras arroyos y torrentes, atajan y cortan la tierra, y causan pantanos y barranqueras. Con la muchedumbre y union de las vertientes formanse, sobre todo en aquella estacion, rios de bastante caudal, como el Barbate que recoge las aguas de la laguna de Janda. Estos tropiezos y el fatal estado de los caminos, malos de suyo, retardaron la marcha particularmente de la artillería.

De Facinas podia el ejército dirigirse sobre Medinasidonia por Gasas Viejas, ó sobre Santi Petri y Chiclana por la costa siguiendo la vuelta de Veger. Evacuaron precipitadamente los franceses este

pueblo el 2 de marzo, amenazados por algunas tropas nuestras, al paso que el grueso del ejército marchaba á Casas Viejas, camino que al principio se resolvió tomar. De aqui fueron tambien arrojados los enemigos, y se les cogieron unos cuantos prisioneros, dos piezas y repuestos de vituallas.

En las alturas frente á Casas Viejas y á la izquierda del Barbate permaneció el ejército combinado hasta la mañana del 3: en cuyo tiempo desistiendo el general en gefe de proseguir por el mismo camino de antes, emprendió la marcha por Veger, orillas de la mar; y solo destacó hácia Medina para alucinar á los franceses que la ocupaban, el batallon ligero de Alburquerque y el escuadron de voluntarios de Madrid.

Desaprobaron muchos que se hubiese mudado de rumbo en la persuasion de que era preferible la primera ruta, que daba á espaldas del enemigo y se apoyaba en la serranía de Ronda, baluarte natural y con los arrimos de Gibraltar y Tarifa. No pareció disculpa la circunstancia de ser Medina posicion fuerte y estar artillada con 7 piezas, pues ademas de que no hubiera resistido á la acometida del ejército combinado, tampoco se necesitaba tomar empeño en su conquista, sino solamente observar lo que alli se hacia. Yendo por aquella parte se podia tambien contar con la belicosa y bien dispuesta poblacion de la sierra; y en caso de malaventura no corria nuestra tropa riesgo de ser acorralada contra insuperables obstáculos, como era el de la mar del lado de Veger y Santi Petri. Mas la Peña, hombre pusilánime y sobrado meticuloso, quiso ante todo abrir comunicacion con la isla, creyéndose mas seguro en la vecindad de tan inexpugnable abrigo; y desconociendo que, si acontecia algun descalabro, la confusion y el tropel no permitirian ni oportuna ni dichosa retirada.

Habia quedado mandando en la isla Don José de Zayas con órden de ejecutar movimientos aparentes en toda la línea, ayudado de las fuerzas de mar. Tenia igualmente encargo de echar un puente de barcas al embocadero de Santi Petri, en cuya orilla izquierda enseñoreada por los franceses forma el rio, la mar y el caño de Alcornocal una lengua de tierra que habian con flechas cortado aquellos, dueños tambien de la torre y colinas de Bermeja, colocadas á la espalda. Nuestra posicion en la orilla derecha dominaba la de los contrarios; y dos fuertes baterías y el castillo de Santi Petri barrian el terreno hasta las indicadas flechas.

Establecióse conforme á lo prevenido y en el parage insinuado un puente flotante bajo la direccion del capitan de navío Don Timoteo Roch; y desde el 2 de marzo comenzaron ya las fuerzas de mar de los diversos apostaderos del rio de Santi Petri á hostilizar la costa: mas en la noche despues de echado el puente, por descuido ó por otra razon que ignoramos, asaltando tiradores franceses á 250 españoles que le custodiaban, fueron sorprendidos estos

y hechos prisioneros. Se tuvo á dicha que no penetrasen los enemigos mas adelante; pues con la oscuridad y el desórden, ya que no se hubiesen apoderado de la isla, por lo menos hubieran causado mayores daños.

De resultas mandó Zayas cortar algunas barcas del puente, no sabiendo tampoco de fijo el paradero del ejército expedicionario. Como el primer pensamiento acerca de la marcha de este fue el de ejecutarla por Medina, habíase al partir convenido que las tropas aliadas advertirian su llegada á aquel punto por medio de señales, que no se verificaron cambiado el plan. Un oficial que envió la Peña para avisar dicha mudanza, detuviéronle los ingleses dos dias en el mar, pareciéndoles emisario sospechoso. Esto y el haber cortado algunas barcas del puente, impidió que de la isla se auxiliasen con la prontitud deseada las operaciones de afuera.

A la caida de la tarde del 4 de marzo tomó el ejército expedicionario el camino de Conil, continuando despues la vuelta de Santi Petri. Acompañaban á las tropas muchos patriotas y escopeteros de los pueblos inmediatos y de la sierra. Llegó el ejército al cerro de la cabeza del Puerco, ó sea de la Barrosa, al amanecer del 5; y de alli, hecho un corto descanso, prosiguió la vanguardia engrosada con un escuadron y fuerzas del centro, via del bosque y altura de la Bermeja. Quedó en el cerro del Puerco el resto de las tropas que componian el centro, y á su retaguardia la reserva; adelantándose por el flanco derecho el grueso de los ginetes. La marcha de las tropas en la anterior noche habia sido larga y sobre todo penosa, no calculados competentemente de antemano los obstáculos con que iba á tropezarse.

Desasosegaban á los franceses los movimientos de los aliados; inciertos del punto por donde estos atacarian y faltos de gente. La que tenia el mariscal Victor delante de la isla y Cádiz no pasaba de 15,000 hombres, y ascendian á 5000 mas los que se alojaban en Medina, Sanlúcar y otros sitios cercanos. Aseguradas las líneas con alguna tropa, interpolada de españoles juramentados (que unos de grado y muchos por fuerza, no dejaban en estas Andalucías de prestar auxilio á los enemigos) colocóse el mencionado mariscal en las avenidas de Conil y Medina asistido de unos 10,000 hombres, en disposicion de acudir á la defensa de cualquiera de dichos dos caminos que trajesen los aliados.

Cerciorado que fue de ello, y despues de escaramuzar las tropas ligeras de ambos ejércitos, se reconcentró Victor en los pinares de Chiclana, puso á su izquierda la division del general Ruffin, en el centro la de Leval, y á Villatte con la suya en la derecha; guarneciendo el último la tala y flechas que amparaban el siniestro costado de su propia línea enfrente de la isla.

A este punto se dirigia la vanguardia española para atacar por

la espalda los atrincheramientos y baterías enemigas que impedian la comunicacion entre el ejército de dentro de la isla y el expedicionario. Con la mira de estorbar semejante maniobra, habíase colocado el general Villatte delante del caño del Alcornocal y molino fortificado de Almansa, favorecido de un pinar espeso que ocultando parte de su tropa, dejaba solo al descubierto unos cuantos batallones apoyados en Torre Bermeja.

La vanguardia bajo el mando de Lardizabal atacó bravamente las fuerzas de Villatte: la pelea fue reñida, en un principio dudosa; pero decidióla en nuestro favor conteniendo al enemigo y cargándole luego con impetu el regimiento de Murcia al mando de su coronel Don Juan María Muñoz, y tres batallones de guardias españolas que con el regimiento de Africa llegaron en seguida, y dieron al reencuentro feliz remate. Villatte, repelido asi, pasó al otro lado del caño y molino de Almansa, quedando de consiguiente franca la comunicacion con la isla de Leon; aunque se retardó el paso por el tiempo que pidió la reparacion del puente de Santi Petri, poco antes cortado.

En el mismo instante la Peña que deseaba aprovechar la ventaja adquirida, y continuar tras el enemigo por el espeso y dilatado bosque que va á Chiclana, llamó hácia alli lo mas de su tropa, y dispuso que el general Graham abandonando el cerro del Puerco, se acercase al campo de la Bermeja distante tres cuartos de legua, y que cooperase á las maniobras de la vanguardia, dejando solo en dicho cerro para proteger aquel puesto la division de Don Antonio Begines, un batallon inglés á las órdenes del mayor Brown, y los de Ciudad Real y guardias walonas, unidos antes á la reserva.

Victor, que vigilaba los movimientos de los aliados, luego que notó el de Graham, y que caminaba este por el pinar con direccion al campo de la Bermeja, apareció en el llano; y dirigiendo la division de Leval contra los ingleses que iban marchando, se adelantó él en persona con las fuerzas de Ruffin al cerro del Puerco por la ladera de la espalda, posesionándose de su cima, verdadera llave de toda la posicion, y cortando asi las comunicaciones entre la gente que habia quedado apostada en Casas Viejas y las tropas que acababan los españoles de dejar en el citado cerro del Puerco, las cuales precisadas á retirarse se movieron hácia el grueso del ejército.

Mostrábase ahora á las claras que la intencion del enemigo era arrinconar á los aliados contra el mar y envolverlos por todos lados. El general Graham que lo habia sospechado, confirmóse en ello al verse acometido y al noticiarle el mayor Brown el movimiento y ataque que los franceses habian hecho sobre el cerro del Puerco. Para remediar el mal contramarchó rápidamente el general británico: hizo que 10 cañones a las órdenes del mayor Duncan rompiesen fuego abrasador contra el general Leval á quien en consecuencia de la evolucion practicada tenian los ingleses por su flanco

izquierdo, y mandó al coronel Andres Barnard empeñar la lid con los tiradores y compañías portuguesas. Formó ademas de los restantes cuerpos dos trozos: de estos uno bajo el general Dilkies acometió á Ruffin, otro bajo el coronel Wheately á Leval. La artillería mandada por Duncan contuvo la division del último y causó en ella gran destrozo.

El mayor Brown se habia aproximado por órden de Graham al cerro de que era ya dueño Ruffin, y antes que Dilkies llegara habia tenido que aguantar vivísimo fuego. Juntos ambos gefes arremetieron vigorosamente cuesta arriba, para recobrar la posicion defendida por los franceses con su acostumbrado valor. El combate fue porfiado y sangriento. Cayó herido mortalmente Ruffin, sin vida el general Rousseau, y los ingleses al fin encaramándose á la cumbre, se enseñorearon del campo de los enemigos. Huyeron estos precipitadamente, y Graham contento con el triunfo alcanzado no los persiguió, fatigada su gente con las marchas de aquellos dias. Al rematar la accion llegaron de refresco los de Ciudad Real y guardias walonas, que antes estaban con él unidos perteneciendo á la reserva, los cuales sin órden de la Peña acudieron adonde se lidiaba movidos de hidalgo pundonor.

Las divisiones de Ruffin y Leval se retiraron concéntricamente: en vano quiso el mariscal Victor restablecer la refriega: el fuego sostenido y fulminante de los cañones de Duncan desbarató tal intento.

El combate solo duró hora y media; pero tan mortífero que los ingleses perdieron mas de 1000 soldados y 50 oficiales: los franceses 2000 y 400 prisioneros, en cuyo número se contó al general Ruffin tan mal herido que murió á bordo del buque que le trasportaba á Inglaterra.

Los enemigos durante la pelea quisieron tambien extenderse por la playa al pie del cerro de la cabeza del Puerco; mas se lo estorbaron las tropas de Begines y la caballería de Whittingham. Este no persiguió en la retirada cual pudiera á los franceses, que no tenian arriba de 250 ginetes. Solo los húsares británicos que eran 180 se destacaron del cuerpo principal, y guiados por el coronel Federico Ponsomby embistieron con los enemigos. Whittingham dió por disculpa para no seguir tan buen ejemplo, el haber tomado por franceses á los españoles que habian quedado de observacion en Casas Viejas, y que se acercaron al campo en el momento de concluirse la batalla.

No cesó en tanto el tiroteo entre la vanguardia del mando de Lardizabal y la division de Villatte, quien tambien quedó herido. Los españoles perdieron unos 390 hombres, no menos los contrarios.

La Peña no dió paso alguno para auxiliar al general Graham, ni se meneó de donde estaba, como si temiera alejarse de Santi Petri; cuyo puente al cabo se reparó, pudiendo el general Zayas pasarle y colocarse cerca de las flechas y molino de Almansa. Excusó la Peña su inaccion con haber ignorado la contramarcha de Graham, y con el poco tiempo que dió la corta duracion de la pelea. Pero pareció á muchos que bastaba para aviso el ruido del cañon, y que ya que no hubiese el general español podido concurrir al primer momento del triunfo, por lo menos encaminándose al punto de la accion hubiera su asistencia servido á molestar y deshacer del todo al enemigo en la retirada.

Desavenencias Graham, ofendido de tal proceder, y disminuida su gente y fatigada, metióse el 6 en la isla, rehusó cooperar activamente fuera de las líneas, y solo prometió favorecer desde ellas cualquiera tentativa de los españoles.

En aquellos dias las fuerzas sutiles de estos al mando de Don Cayetano Valdés, sostenidas por las de los ingleses, se habian desplegado en la parte interior de la bahía, amenazando el Trocadero y los otros puntos del mismo modo que el rio de Santi Petri y caños de la isla. En la mañana del 6 se verificó un pequeño desembarco en la playa del puerto de Santa María, y en la noche anterior Don Ignacio Fonnegra habíase posesionado de Rota, y destruido las baterías y artillería enemiga.

Derrotado el mariscal Victor en el cerro de la cabeza del Puerco ó sea torre de la Barrosa, tomó medidas de retirada, y envió á Jerez heridos y bagages: llamó de Medinasidonia la division mandada por Cassagne, la cual no habia asistido á la batalla, y se reconcentró con lo principal de sus tropas en la vecindad de Puerto Real.

Por su parte la Peña no se atrevió á emprender solo cosa alguna, y entró en Santi Petri el 7 con todo su ejército, excepto los patriotas de la sierra y la division de Begines que quedaron fuera, y ocuparon el 8 á Medinasidonia rechazando á 600 franceses que intentaron atacarlos.

Todas estas operaciones y sobre todo la batalla del 5 excitaron quejas y recriminaciones sin fin. Miróse como fuente y causa principal de ellas la irresolucion y desconfianza que de sí propio tenia la Peña. Graham, aunque con razon ofendido de varias acusaciones que se le hicieron, llevó muy allá el resentimiento y enojo.

En las córtes se promovieron acerca del asunto largos debates. Muchos querian que en todos los casos de acciones ó sucesos desgraciados, se formase causa al general en gefe: opinion sobrado lata, pues las armas tienen sus dias y los mayores capitanes han perdido batallas y equivocádose á veces en sus maniobras. Por lo mismo limitáronse las córtes á decidir que la regencia investigase con todo el rigor de las leyes militares lo ocurrido en tan notable suceso, quedándole

expeditas sus facultades para obrar conforme creyera conveniente al bien y utilidad del estado.

Nombró al efecto la regencia una junta de generales, la cual informó meses despues no resultar hecho alguno por el que se pudiese proceder contra Don Manuel de la Peña. En virtud de esta declaracion cierto era que no debia la regencia poner en juicio á aquel general, pero tampoco habia motivo para premiarle, como lo hizo mas adelante condecorándole con la gran cruz de Cárlos III, y con la manifestacion de que asi él como los demas generales y tropa se habian portado dignamente.

Las córtes anduvieron por entonces mas cuerdas dando gracias á los aliados, y declarando que estaban satisfechas de la conducta militar de la oficialidad y tropa del 4º ejército. De este modo no mentaron en su declaracion al general en gefe, é hicieron justicia á las tropas y á los oficiales que se condujeron en los lances en que se empeñaron con valor y buena disciplina. Posteriormente instadas las córtes por empeños, y apoyándose en los dictámenes que dieron varios generales, manifestaron tambien quedar satisfechas de la conducta de D. Manuel de la Peña en la expedicion de la Barrosa. Resolucion que con razon desaprobaron muchos.

En sesion secreta agraciaron las mismas al general Graham con la grandeza de España, bajo el título de duque del cerro de la cabeza del Puerco. Al principio pareció aceptar dicho general la merced que se le otorgaba, pues confidencialmente su ayudante y particular amigo lord Stanhope asi lo indicó, mostrando solo el deseo de que se variase la denominacion, teniendo en inglés la palabra Pig peor sonido que la correspondiente en español. Convínose en ello; mas luego no admitió Graham, ya fuese resentimiento del proceder de la regencia, ó ya mas bien, segun creyeron otros, temor de lastimar á lord Wellington todavía no elevado á tan encumbrada dignidad.

Despues de lo acaecido, imposible era continuasen mandando en la isla el general Graham y Don Manuel de la Peña. Explicaciones, réplicas, escritos se multiplicaron por ambas partes, y llegaron á punto de provocar un duelo entre Don Luis de Lacy gefe del estado mayor del ejército expedicionario y el general inglés: felizmente se arregló la pendencia sin lidiar. Sucedió en breve al último en su cargo el general Cook, y á la Peña, contra quien se desenfrenó la opinion, el marqués de Coupigny que vimos en Bailen y Cataluña.

El mariscal Victor, pasado el primer susto, y viendo que nadie le seguia ni molestaba, volvió el 8 tranquilamente á Chiclana, y ocupó de nuevo y reforzó todos los puntos de su línea.

A poco empezaron los sitiadores á arrojar proyectiles que alcanzaron á Cádiz. Ya habian hecho ensayos en los dias 15, 19 y 20 de diciembre anterior desde la batería de

la Cabezuela junto al Trocadero, y conseguido que cayesen algunas bombas en la plaza de San Juan de Dios y sus alrededores, esto es, en la parte mas próxima á los fuegos enemigos. No reventaban sino las menos, y de consiguiente fue casi nulo su efecto, pues para que llegasen á tan larga distancia (3000 toesas), era menester macizarlas con plomo, y dejar solo un huequecillo en que cupiesen unas pocas onzas de pólvora. Estos proyectiles lanzábanlos unos morteros que llamaban á la Villantroys, del nombre de un antiguo ingeniero francés que los descubrió, mas el modelo de las bombas le hallaron los franceses en el arsenal de Sevilla, invento antiguo de un español, que ahora parece perfeccionó un oficial de artillería tambien español en servicio de los enemigos, cuyo nombre no estampamos aqui en la duda de si fue ó no cierta acusacion tan fea. Los franceses tuvieron al principio un corto número de morteros de esta clase, descomponiéndoseles á cada paso por la mucha carga que se les echaba. Aumentáronlos en lo sucesivo y aun los mejoraron segun en su lugar veremos.

Murmurándose mucho en Cádiz acerca de la expedicion de la Peña, el consejo de regencia para apaciguar los clamores y distraer al enemigo del sitio de Badajoz, cuya caida aun se ignoraba, ideó otra expedicion al condado de Niebla de 5000 infantes y 250 caballos á las órdenes de Don José de Zayas, que debia obrar de acuerdo con Don Francisco Ballesteros.

Breve expedition de Zayas el y desembarcado el 19 en las inmediaciones de Huelva, echó á los franceses de Moguer y trató de ir tierra adentro. Mas antes de verificarlo, reforzados los enemigos con tropa suya de Extremadura, y no unidos todavía Zayas y Ballesteros, tuvo el primero que reembarcarse el 23, previniéndole sus instrucciones que no emprendiese nada sin tener certidumbre de buen éxito, y se colocó en la isla de la Cascajera al embocadero del Tinto. Los caballos hubo que abandonarlos apretando de cerca el enemigo, y solo las sillas y arreos junto con los ginetes fueron trasportados á la mencionada isla, y es digno de notar que varios de aquellos animales entregados á su generoso instinto cruzaron á nado el brazo de mar que los separaba de sus dueños.

Acampado Zayas en la Cascajera quiso ponerse de acuerdo con Ballesteros, quien celoso é indisciplinado daba buenas palabras, mas casi nunca las cumplia, y en el caso actual trató ademas de sobornar á los soldados de la expedicion para engrosar sus propias filas. Zayas no obstante permaneció alli algunos dias, y aun divirtió al enemigo en favor de Ballesteros, señaladamente el 29 de marzo que enviando gente sobre la torre de la Arenilla, sorprendió á los franceses de Moguer, les hizo perder 100 hombres, y aun recobró algunos de los caballos que habian quedado en tierra recogidos por los paisanos.

Al fin Zayas sin alcanzar otro fruto que este y el de haber de nuevo inquietado á los enemigos, tornó á Cádiz el 31, habiendo los barcos de la expedicion corrido riesgo de perecer en un temporal que sobrevino en aquella costa durante la noche del 27 al 28.

En Cádiz se mostró tan furioso que no quedaba memoria de otro igual, soplando un levante mas bravo que el del año de 1810 de que en su lugar hablamos. Por fortuna no se perdieron ahora buques de guerra, pero sí infinidad de mercantes, desamarrándose y chocando unos contra otros ó encallando en la costa. Mas de 300 personas se ahogaron, y como ocurrió de noche, la oscuridad y violencia del viento dificultó los auxilios. Los marinos, en particular los ingleses, dieron pruebas relevantes de intrepidez, pericia y humanidad, por la diligencia que pusieron en socorrer á los náufragos. Entonces se volvió á abrir la llaga aun reciente de la expedicion de la isla, y á clamar contra Peña, pues no cabia duda de que si se hubiera levantado el sitio de Cádiz, fondeados los barcos en parajes de mayor abrigo, no se hubieran experimentado tantas desdichas.

Emprendia el mariscal Massena su completa retirada, mientras que ocurrieron en el mediodia de España los sucesos relatados. Firme en las estancias de Santaren en tanto que su ejército pudo subsistir en ellas y procurarse bastimentos, resolvió desampararlas luego que vió apurados sus recursos y que menguaba cada vez mas el número de su gente, al paso que crecia el de los ingleses y sus medios. Empezó el mariscal francés su movimiento retrógrado en la noche del 5 al 6 de marzo, y empezóle como gran capitan. Rodeábanle dificultades sin cuento, y para vencerlas necesitaba valerse de la movilidad de sus tropas en que tanta ventaja llevaban á las de los ingleses. El camino que hizo resolucion de tomar fue hácia el Mondego, de arduo comienzo, pues exigia maniobras por el costado. Envió delante, y con anticipacion al dia 5, lo pesado y embarazoso, y ordenó al mariscal Ney que evolucionase sobre Leiria como si quisiese dirigir sus pasos á Torres-Vedras. Entonces y en la citada noche del 5 al 6, alzando Massena el campo reconcentró el 9 en Pombal, por medio de marchas rápidas, todo su ejército, excepto el segundo cuerpo al mando de Reynier, y la division de Loison que quemó las barcas de Punhete, tomando ambos generales la ruta de Espinhal, y cubriendo asi el flanco de la línea principal de retirada.

Echó lord Wellington tras el enemigo, aunque con cautela, receloso siempre de descubrir las líneas. Y por eso y haberle tambien Massena ganado por la mano desapareciendo disimuladamente, no pudo aquel reunir hasta el 11 tropas bastantes para operar activamente. No le aguardó el mariscal francés, pues por la noche continuó su marcha, amparada

del 6° cuerpo y de la caballería del general Montbrun que se situaron á la entrada de un desfiladero que corre entre Pombal y Redinha. Desalojáronlos de alli los ingleses, y Massena paróse el 13 en Condeixa. Era su intento caminar por Coimbra, y detenerse en las fuertes posiciones de la derecha del Mondego. Pero los portugueses dirigidos por el coronel Trant habian roto los puentes, y preparado aquella ciudad para una viva defensa, recogiéndose tambien dentro los habitantes de la orilla izquierda que la dejaron convertida en desierto. Adelantóse sobre Coimbra el general Montbrun, y el 12 hizo ya algunas tentativas de ataque y arrojó granadas. En vano intimó la rendicion, y desengañado de poder entrar la ciudad de rebate, advirtió de ello al general en gefe, creido ademas en que habian llegado refuerzos por mar desde Lisboa al Mondego.

No pudiendo Massena detenerse á forzar el paso del rio, acosado de cerca hallábase muy comprometido, no quedándole otra ruta sino la dificilísima de Ponte da Murcella por Miranda do Corvo. Vislumbró Wellington que á su contrario le estaba cerrado el camino de Coimbra, porque sus bagajes tiraban hácia Ponte da Murcella. En esta atencion hizo el general inglés marchar por su derecha, atravesando las montañas, una division bajo las órdenes de Picton, movimiento de sesgo que forzó á los franceses á desamparar á Condeixa, y echarse una legua atras situándose en Casalnovo. Wellington entonces abrió inmediatamente su comunicacion con la ciudad de Coimbra, y trató de arrojar á los franceses de su nueva posicion.

Siendo esta muy respetable por el frente, maniobró el inglés hácia los costados. Envió por el derecho al general Cole, que despues debia dirigirse al Alentejo, y encargóle asegurar el paso del rio Deuza y la ruta de Espinhal en cuyas cercanías estaba ya desde el 10 el general Nightingale en observacion de Reynier y Loison, los cuales, segun dijimos, habian por alli seguido la retirada. Wellington ademas envió del mismo lado, pero ciñendo al enemigo, al general Picton, y destacó por el costado izquierdo al general Erskine y la brigada portuguesa de Pack, al tiempo mismo que ordenó á las tropas ligeras que escaramuzasen por el frente, apoyadas en la division de Campbell. Quedó de reserva el resto del ejército anglo-portugués.

Parte del de los franceses se habia replegado ya, posesionándose del formidable paso de Miranda do Corvo y márgenes del rio Deuza. Aqui se juntó tambien á los suyos el general Montbrun, que avanzado á Coimbra se vió muy expuesto á que le envolviesen los ingleses cuando Massena desamparó á Condeixa. Los cuerpos 6° y 8° que se mantenian en Casalnovo, abandonaron la posicion en virtud de las maniobras del inglés por el flanco, y se incorporaron al mariscal en gefe alojado en Miranda.

En el entretanto unióse en la tarde del 14 á Nightingale el general Cole, y dueños los ingleses de Espinhal, pasado el Deuza podian forzar abrazándola la nueva posicion que ocupaban los franceses en Miranda do Corvo, motivo por el que los últimos la evacuaron en aquella misma noche, y tomaron otra no menos respetable sobre el rio Ceiras, dejando un cuerpo de vanguardia enfrente de la Foz d'Arouce. El 15 se trabó en este punto un porfiado combate que duró hasta despues de anochecido : con la oscuridad y el tropel hubo de los franceses muchos que se ahogaron al paso del Ceiras. No obstante Ney que siempre cubria la retirada, consiguió salvar los heridos, y los carros y bagajes que aun conservaban, estableciéndose sin tropiezo el general Massena detras del Alba. Dió Wellington descanso á sus tropas el 16, y situó el 17 sus puestos sobre la sierra de Murcella.

Puede decirse que se terminó aqui la primera parte de la retirada de los franceses comenzada desde Santaren. En toda ella marcharon los enemigos formados en masa sólida, cubiertos por uno ó dos cuerpos de su ejército que sacaron ventaja del terreno quebrado y áspero con que encontraban. Massena desplegó en la retirada profundos conocimientos del arte de la guerra, y Ney á retaguardia brilló siempre por su intrepidez y

Pero los destrozos que causaron sus huestes exceden á todo lo que puede delinear la pluma. Ya en las causan los franprimeras estancias, ya en las de Santaren, ya en el ceses en la reticamino que de vuelta recorrieron no se ofrecia á la

vista otra imágen sino la de la muerte y desolacion. Los frutos en el otoño no fueron levantados ni recogidos, y de ellos los que no consumió el hambriento soldado, podridos en los árboles ó caidos por el suelo, sirvieron de pasto á bandadas de pájaros y á enjambre de inmundos insectos que acudieron atraidos de tan sabroso y abundante cebo. La miseria del ejército francés llegó á su colmo : cada hombre, cada cuerpo robaba y pillaba por su cuenta, y formóse una gabilla de merodeadores que se apellidaron á sí mismos décimo cuerpo de operaciones: dispersarlos costó mucho al mariscal Massena. Pero no eran estos, segun acabamos de decir, los solos que causaban daño: la penuria siendo aguda para todos, todos participaron de la indisciplina y la licencia, acordándose únicamente de que eran franceses cuando se trataba de lidiar y combatir al inglés. Algunos habitantes que se quedaron en sus casas ó tornaron á ellas contiados en halagüeñas promesas, martirizados á cada instante unos perecieron del mal trato, ó desfallecidos, otros prefirieron acogerse á los montes y vivir entre las fieras, antes que al lado de seres mas feroces que no aquellas, aunque humanos. Hubo mansion en cuyo corto espacio se descubrieron muertos hasta 30 niños y mugeres. Los lobos agolpábanse en manadas, adonde como

apriscados, de monton y sin guarda yacian á centenares cadáveres de racionales y de brutos. Apurados los franceses y caminando de priesa, tenian con frecuencia que destruir sus propias acémilas y equipages. En una sola ocasion toparon los ingleses con 500 burros desjarretados, en lánguida y dolorosa agonía, crueldad mayor mil veces que la de matarlos. Las villas de Torresnovas, Thomar y Pernes, morada muchos meses de los gefes superiores, no por eso fueron mas respetadas, ardieron en parte, y al retirarse entregáronlas los enemigos al saco. Tambien quemó el francés á Leira, y el palacio del obispo fue abrasado por órden de Drouet; y por otra especial del cuartel general cupo igual suerte al famoso monasterio cisterciense de Alcobaza, enterramiento de algunos reyes de Portugal, señaladamente de Don Pedro Iº y de su esposa Doña Ines de Castro, cuyos sepulcros fueron profanados en busca de imaginados tesoros, y las reliquias esparcidas al viento: y cuéntase que aun se conservaba entero el cuerpo de Ines, desventurada beldad, que al cabo de siglos, ni en la huesa pudo lograr reposo. En seguida todos los pueblos del tránsito se vieron destruidos ó abrasados : el rastro del asolamiento indicaba la ruta del invasor, tan insano como si empuñara la espada del Vandalo ó del Huno. Y como estos, por donde pasó corrasit toda la tierra, para valernos\* de una palabra significativa de que

usó en semejable ocasion un escritor de la baja latinidad. Una vez suelto el soldado, sea ó no de nacion culta, guíale montaraz instinto: aniquila, tala, arrasa sin necesidad ni objeto, mas por desgracia, segun decia Federico II, « esa es la guerra. »

No faltó quien censurase en lord Wellington el no haber á lo menos en parte estorbado tales lástimas, creyendo que mientras permanecieron ambos ejércitos en las líneas y en Santaren, amagado el enemigo con movimientos ofensivos se hubiera visto en la necesidad de reconcentrarse, no siendo árbitro de llevar hasta 20 y 30 leguas, como solia, el azote de la destruccion. Otros han motejado que despues en la retirada no se hubiese el general inglés aprovechado bastantemente de las ventajas que le daba el número y buen estado de sus fuerzas, superiores en todo á las del enemigo, las cuales menguadas con muchos enfermos y decaidas de ánimo no tenian otros víveres que los que llevaba cada soldado en su mochila ó los escasos que podia hallar en pais tan devastado. Los desfiladeros y tropiezos naturales, añadian los mismos críticos, que embarazaban y retardaban la marcha de los franceses, especialmente en Redinha, Condeixa, Casalnovo y Miranda do Corvo, facilitaban atacar á los contrarios y vencerlos, y quizá se hubiera entonces anonadado sin gran riesgo un ejército que dos meses adelante va rehecho peleó con esfuerzo y á punto de equilibrar la victoria. Estribaban tales reflexiones en fundamentos no destituidos de solidez.

Presigames nuestra narracion. Lord Wellington á su llegada á Condeixa, luego que vió asegurado á lington à Berse-Coimbra y que los franceses se retiraban precipitada- ford a Extremamente, habia vuelto los ojos á la Extremadura espa-

ñola, y el 13 de marzo resolvió destacar á las órdenes del mariscal Beresford una brigada de caballería, artillería correspondiente. dos divisiones inglesas de infantería y una portuguesa de la misma arma con direccion á aquellas partes. Dícese si Wellington habia pensado ejecutar antes esta maniobra, y que le habia detenido la dispersion de Mendizabal, acaecida en 19 de febrero. Dudamos que asi fuese. El verdadero motivo de la dilacion consistió en que Wellington no queria desasirse de fuerza alguna hasta que le llegasen de Inglaterra las nuevas tropas que aguardaba. Contaba con ellas para fines de enero, y manteniendo esta esperanza habia indicado que socorreria la Extremadura en febrero. Frustróse aquella y suspendió la ejecucion de su plan, achacando la mudanza los que ignoraban la causa al descalabro padecido y no al retardo de los refuerzos, que no aportaron á Lisboa sino al principiar marzo. Llegados que fueron, unieronse en breve al ejército, y lord Wellington cierto ya de la marcha decidida y retrógrada de los franceses, juzgó que sin riesgo podia desprenderse de la expresada fuerza y contribuir con su presencia en Extremadura á operaciones mas extensas y de combinacion mas complicada.

Por consiguiente en la sierra de Murcella, donde le dejamos el 17, estaba ya privado de aquellas tropas, si bien por otra parte engrosado con las de refresco llegadas de Inglaterra, y que ascendian á cerca de 10,000 hombres,

Massena asentado á la derecha del Alba destruyó Brosigue Massena los puentes, pero no quedó en aquella orilla largo tiempo, porque continuando Wellington, segun su costumbre, los movimientos por el flanco, obligó al mariscal francés á reunir el 18 casi todo su ejército en la sierra de Moita, que tambien evacuó este en la misma noche. Desde alli no se detuvo ya Massena hasta Celórico, por cuyo camino recto iba lo principal de su ejército, yendo solo el 2º cuerpo la vuelta de Gouvea para cruzar la sierra y pasar á Guarda.

Cogieron los ingleses el 19 bastantes prisioneros, sobre todo de los ginetes que se habian desviado á forrajear, y persiguieron á Massena con la caballería y division ligera al mando del general Erskine. que favorecian fuerzas enviadas á la derecha del Mondego, y las milicias portuguesas que no cesaron de inquietar al francés por aquel lado. Hizo alto el resto del ejército para descansar de nuevo y aguardar que le llegasen víveres del Tajo, pues el pais vecino de poco ó nada proveia. El grueso de las tropas francesas en vez de seguir de Celórico á Pinhel, temeroso de hallar ocupados aquellos desfiladeros, varió de ruta, y el 23 continuó la retirada yendo hácia Guarda. Aquel dia fue cuando el mariscal Ney se separó de su

ejército y partió para España mal avenido con Massena.

Los aliados al fin aparecieron reunidos el 26 en Celórico y sus inmediaciones, con intento de desalojar al enemigo de una posicion respetable que ocupaba sobre la ciudad de Guarda, y el 29 se movieron resueltos á atacarla. Pero los franceses recogiéndose á Sabugal del Coa, mantuvieron en la orilla derecha nuevas estancias.

Colocóse Wellington en la márgen opuesta, tratando el 3 de abril de cruzar el rio. Para ello echó las milicias portuguesas á las órdenes de los gefes Trant y Juan Wilson por mas abajo de Almeida con trazas de querer cruzar por alli el Coa, al paso que intentaba verificarlo por el otro extremo del lado de Sabugal en donde permanecia el 2º cuerpo francés. Hubo aqui dicho dia un recio combate, dudoso algun tiempo, en el que los ingleses experimentaron bastante pérdida, pero logrando á lo último que los enemigos abandonasen sus puestos.

Pasó el 5 Massena la frontera de Portugal, y pisó Entra en España. tierra de España despues de muchos meses de ausencia, y de una campaña desgraciada, si bien gloriosa con relacion al talento y pericia militar que desplegó en ella. Pudiera tachársele de haber consentido desórdenes y de no haberse retirado á tiempo, mas lo primero se debió á la escasez del pais y á la penuria y afan que traen consigo las guerras nacionales, y lo segundo á la voluntad del emperador, sordo á todo lo que fuese recejar en una empresa.

Wellington permaneciendo en los confines de Portugal, colocó lo principal de su ejército en ambas orillas del Coa, embistió á Al-

meida, y puso una division ligera en Gallegos y Espeja.

Remató asi la expedicion de Massena en que vino á eclipsarse la estrella de aquel mariscal, conocido antes bajo el nombre de «hijo « mimado de la victoria. » Contada la gente con que entró en Portugal y los refuerzos que llegaron despues, puede asegurarse que ascendieron á 80,000 hombres los empleados en aquella campaña. Solos 45,000 salieron salvos, los demas perecieron de hambre, de enfermedad ó á manos de sus contrarios. Y sin la extremada prudencia de lord Wellington, y la destreza y celeridad del mariscal francés, quizá ninguno hollára de nuevo los linderos de España.

Entonces el general británico persuadido de que Pasa Wellington à Extrema- Massena no intentaria por de pronto empresa alguna, pensó concordar mejor las operaciones de Extremadura con las del Coa, y dejando el mando interino del ejército aliado á sir Brent Spencer, se encaminó en persona hácia el Alentejo.

Acontecimientos militares en esta provincia.

Evacuan los pomayor.

Las instrucciones que habia dado á Beresford se dirigian principalmente à que este general socorriese á Campomayor, cuya toma se ignoraba entonces en franceses à Cam- los reales ingleses, y á que recobrase las plazas de Olivenza y Badajoz. La primera la habian ocupado

ya los franceses, segun hemos visto, el 22 de marzo, y Beresford cruzando el Tajo el 17 en Tancos y siguiendo por Crato y Portalegre, no dió vista á Campomayor hasta el 25, en cuyo dia evacuaron los enemigos el recinto, del que se posesionaron los aliados sin resistencia alguna. Beresford persiguió á los franceses en su retirada embarazados con un gran convoy que escoltaban tres batallones de infantería y 900 caballos á las órdenes del general Latour Maubourg. Los aliados atacándole le desconcertaron, mas el ardor de los ginetes anglo-portugueses, llevándolos hasta Badajoz, les hizo experimentar cerca de los muros una pérdida considerable.

Debia Beresford en seguida echar un puente de barcas sobre el Guadiana, y pasar este rio por Jurumeña. Y cierto que á usar entonces de presteza, quizá de rebato hubieran recobrado á Olivenza y Badajoz, escasas de víveres, abiertas todavía las brechas, y desprevenidos los franceses para un suceso repentino como la llegada de una fuerza inglesa tan respetable. Pero Beresford anduvo esta vez algo remiso. Imprevistos obstáculos contribuyeron tambien á impedir la celeridad de los movimientos. La tropa con las continuas marchas estaba fatigada, y carecia de varios pertrechos esenciales. Necesitábase ademas construir el puente y no abundaban en Yelves los materiales, y cuando el 3 de abril estaba concluida ya la obra, una creciente sobrevenida en la noche inutilizó el puente, teniendo despues que cruzar el rio en balsas, penosa faena empezada el 5 y no concluida hasta bien entrado el dia 8.

Por el mismo tiempo Don Francisco Javier Castaños se habia encargado del mando del 5° ejército, sucediendo á Romana que mientras vivió le tuvo en propiedad, y al interino Mendizabal desgraciado momentáneamente de resultas de la aciaga jornada del 19 de febrero. Castaños habia ocupado á Alburquerque y Valencia de Alcántara, plazas igualmente desamparadas por los franceses, y distribuido las reliquias de su ejército en dos trozos bajo las órdenes de Don Pablo Morillo y Don Cárlos España, poniendo la caballería al cargo del conde Penne Villemur. Evolucionó en seguida hácia la derecha del Guadiana en tanto que lo permitieron sus cortas fuerzas, y procuró granjearse la voluntad del general inglés, estableciendo entre ambos buena y amistosa correspondencia.

Los franceses volviendo en breve del sobresalto que les causó el aparecimiento de Beresford, repararon con gran diligencia las plazas, las avituallaron y pusiéronlas á cubierto de una sorpresa, capitaneando interinamente el 5° cuerpo el general Latour Maubourg en lugar del mariscal Mortier de regreso á Francia.

Beresford, despues de pasar el Guadiana, intimó el 19 de abril la rendicion á Olivenza. No habiendo el gobernador cedido á la propuesta, hubo que traer de Yelves cañones de grueso calibre.

y sitiar en regla la plaza, quedando el general Cole Sitian los aliaencargado de proseguir el asedio, mientras que Bedos à Oliventa y se les entrega. resford se apostó en la Albuera para cortar con Badajoz las comunicaciones del ejército enemigo, replegado en Llerena. Castaños por la derecha del Guadiana continuó favoreciendo las operaciones de los aliados con tropas destacadas hasta Almendralejo, y lo mismo Ballesteros del lado de Frejenal.

Abierta brecha se rindió el 15 la plaza de Olivenza á merced del vencedor, y se cogieron prisioneros 370 hombres que la guarnecian. Luego construido ya en Jurumeña un puente de barcas, el ejército inglés reconcentró en Santa Marta, y pasó en seguida á Zafra todo el ejército inglés, resguardada siempre su izquierda por Castaños, cuya caballería á las órdenes del conde de Penne Villemur avanzó á Llerena, retrocediendo el 18 Latour Maubourg á Guadalcanal.

En aquellos dias llegó asimismo á Yelves lord Wel-Llega Wellinglington, y el 22 hizo sobre Badajoz un reconocimiento. ton à Extrema-Era su anhelo recuperar la plaza en el término de dieciseis dias, espacio de tiempo que segun su cálculo tardaria Soult en venir à socorrerla. Y en consecuencia presentándule el comandante de ingenieros inglés el plan de acometer el fuerte de San Cristóbal, como único medio de alcanzar el objeto deseado, aprobó Wellington la propuesta. Pero como exigiese su presencia lo que se aparejaba en el Coa, tornó á sus cuarteles y dejó encomendado á Beresford el acontecimiento de Badajoz.

Solicitan los ingleses el mando militar de las nantes de Portu-

Al caer Wellington á Extremadura esperaba tambien obtener del gobierno español una señalada prueba de particular confianza. En marzo el ministro inglés sir Enrique Wellesley habia pedido que se diese á su hermano el mando militar de las provincias aledañas de Portugal, para emplear asi con utilidad los recursos que presentaban, y combinar acertadamente las operaciones de la guerra: Súpole mal á la regencia tan inesperada solicitud; mas deseosa de

dar á su dictámen mayor fuerza, trató de sustentarle Niégaseles. con el de las córtes. Al efecto en los primeros dias de abril pasó en cuerpo una noche con gran solemnidad al seno de aquellas, habiendo de antemano pedido que se celebrase una sesion extraordinaria. Indicaba asunto de importancia tan desusado modo de proceder, porque nunca se correspondian entre sí las córtes v la potestad ejecutiva, sino por medio de oficios ó de los secretarios del despacho. Entró pues en el salon la regencia, y refiriendo de palabra el señor Blake la pretension de los ingleses, expuso varias razones para no acceder á ella, conceptuándola contraria á la independencia y honor nacional, y añadiendo que antes dejaria su puesto que consentir en tamaña humillacion. Entonces los otros dos regentes, los señores Agar y Císcar, poniéndose en pie repitieron

las mismas expresiones con tono firme y entero. Las córtes conmovidas, como lo serán siempre en un primer-arrebato los grandes cuerpos populares al oir sentimientes nobles y elevados, aplaudieron la resolucion de la regencia, y diéronle entera aprobacion. Desmaño fue en los ingleses entablar pretension semejante poco despues de lo ocurrido en la Barrosa, suceso que habia agriado muchos ánimos, y despues igualmente de no haber socorrido á Badajoz, contra cuya omision clamaron hasta sus mas parciales. En los regentes si bien nacia tanto interés y calor de patriotismo el mas acendrado, no dejaron tambien de tener parte en ello otras causas; pues á la verdad ya que fuese justo, como pensamos, desechar la solicitud, debiera al menos no haber aparecido la repulsa empeño apasionado. Pero los tres regentes, varones entendidos y purísimos, adolecieron en esta ocasion de humana fragilidad. Blake irlandés de origen, y marinos Agar y Ciscar resintiéronse. el uno de las preocupaciones de familia, les otros dos de las de la profesion.

Estuvo Wellington de vuelta en sus reales, ahora colocados en Villa-Formosa, el 28 de abril. Tiempo ton à su ejército era que llegase. Massena al entrar en España habia dado descanso por algunos dias á su ejército, y acantonádole en las cercanías de Salamanca con destacamentos hasta Zamora y Toro. Dejó solo una division del 6° cuerpo cerca de los muros de Ciudad Rodrigo, y el 9° en San Felices en observacion del ejército aliado. Cuidó tambien desde luego de acopiar víveres para abastecer á Almeida, escasa de ellos y estrechamente bloqueada por los ingleses.

Preparado ya un convoy en los campos fértiles de Castilla, y repuesto algun tanto el ejército francés, decidió Massena socorrer aquella plaza, y el 23 de abril dió indicio de moverse. Tenia consigo el 2º, 6º y 8º cuerpos, una parte del 9º agregóse á estos, y disponíase la otra á marchar á Extremadura bajo las órdenes de su gefe el general Drouet, quien debia encargarse en dicha provincia del mando del 5º cuerpo; pero la última fuerza no habiendo todavía partido á su destino, asistió tambien á las operaciones que emprendió Massena en los primeros dias de mayo. Muchos soldados detodos estos cuerpos quedaron en los acantonamientos imposibilitados para el servicio activo, y llenaron sus huecos hasta cierto punto tropas apostadas en Castilla, entre las que se distinguia un hermoso cuerpo de artillería y caballería de la guardia imperial, fuerza que cedió á Massena el mariscal Bessières á la cabeza ahora de lo que se llamaba ejército del norte, y oprimia á Castilla la Vieja y las provincias Vascongadas. El total de hombres que de nuevo salia á campaña con Massena ascendia á cerca de 40,000 infantes, y á mas de 5000 caballos, todos ágiles, bien dispuestos, y olvidados va de sus recientes y penosos trabajos.

A poco de unirse Wellington á su ejército, recogióle y situóse entre el rio Doscasas y el Turones, extendiendo su gente por un espacio de cerca de dos leguas. La izquierda, compuesta de la 5ª division, la colocó junto al fuerte de la Concepcion; el centro, que guarnecia la 6ª, mirando al pueblo de Alameda, y la derecha en Fuentes de Oñoro, en donde se alojaron la 1ª, 3ª y 7ª division. Por el mismo lado se encontraba la caballería, y á cierta distancia en Navabel Don Julian Sanchez con su cuerpo franco. La brigada portuguesa al mando de Pack y un regimiento inglés bloqueaban á Almeida. Wellington presentaba en batalla de 32 á 34,000 peones, 1,500 ginetes y 43 cañones, inferior por consiguiente en fuerza á Massena, sobre todo en caballería.

No obstante eso y su acostumbrada prudencia, resolvió el general inglés arrostrar el peligro, y trabar accion. Tanto le iba en impedir el socorro de Almeida. El 2 de mayo todo el ejército francés empezó á moverse, y cruzó el Azava, antes hinchado, retirándose las tropas ligeras inglesas apostadas en Gallegos y Espeja. El Doscasas corre acanalado, y no es su ribera de fácil acceso. El pueblo de Fuentes de Oñoro está asentado en la hondonada á la izquierda del rio, excepto una ermita y contadas casas que aparecen en una eminencia roqueña y escarpada. Los franceses el 3 atacaron con impetuosidad dicho pueblo, y aun se apoderaron despues de una lid porfiada de la parte baja, de donde á su vez los desalojaron los ingleses, forzándolos á repasar el rio, ó mas bien riachuelo de Doscasas. En lo demas de la línea se escaramuzó reciamente, por lo que las tropas ligeras inglesas que se habian acogido á Fuentes de Oñoro, enviólas Wellington á reforzar el centro.

Todavía no estaba el 3 en su campo el mariscal Massena. Llegó el 4, y en su compañía Bessières que regia los de la guardia imperial. Wellington, segun lo ocurrido el 3 y otras maniobras del enemigo, sospechó que este, para enseñorearse del sitio elevado que ocupaban en Fuentes de Oñoro las tropas inglesas, cruzaria el Doscasas en Pozovelho, y procuraria ganar una altura hácia Navavel, la cual domina toda la comarca: por tanto con la mira Wellington de evitar tal contratiempo, movió por su derecha la 7ª division que se puso asi en contacto con Don Julian Sanchez, prolongándose desde entonces media legua mas la línea de los alia-

dos, aunque, conforme á la máxima ya de nuestro gran capitan, Gonzalo de Córdoba, « no hay cosa tan peligrosa « como extender mucho la frente de la batalla. »

En la mañana del 5 se presentó en efecto el tercer cuerpo francés, y toda la caballería del lado opuesto de Pozovelho, y el 6º á las órdenes ahora de Loison con lo que quedaba del 9º, se meneó por su izquierda. Sin tardanza reforzó Wellington la 7ª division del mando de Houston con las tropas ligeras á la órden de Crawfurd, las cuales habian vuelto del centro con la caballería gobernada por sir

Stapleton Cotton. Hizo tambien que la 1ª y 3ª division se corriesen á la derecha, siguiendo las alturas paralelas al Turones y Doscasas, en correspondencia á la maniobra ejecutada en la parte frontera por el 6" y 9° cuerpo de los franceses.

Embistió luego el enemigo por Pozovelho, y arrojó de alli un trozo de la 7ª division inglesa: fuése apoderando sucesivamente de un bosque vecino, y entre la espesura de este y Navavel formó en un llano la caballería de Mont-Brun. Don Julian Sanchez si bien con flacos medios entretuvo á los ginetes enemigos no cruzando el Turones hasta cosa de una hora despues, y cedió entonces no solo por la superioridad de la fuerza que le cargaba, sino tambien enojado de que á un oficial suyo que enviaba á pedir auxilio le hubiesen matado los ingleses tomándole por un francés.

Durante algun tiempo recobró la division ligera inglesa el terreno perdido de Pozovelho; pero el general Mont-Brun, desembarazado de Don Julian Sanchez, ciñó la derecha de la 7º division británica, y la caballería de Cotton en tanto grado que tuvieron que replegarse, aunque reprimieron la impetuosidad francesa con

acertado fuego.

Llegado que se hubo á este trance Wellington, decidido poco antes á mantener por medio de sus maniobras la comunicacion con la orilla izquierda del Coa, via de Sabugal, al mismo tiempo que el bloqueo de Almeida, abandonó la primera parte de su plan y se concretó á la postrera. En ejecucion de lo cual reconcentróse en Fuentes de Oñoro, y ocupó con la 7º division un terreno elevado mas allá del Turones, tratando de asegurar de este modo su flanco derecho y el camino que va al puente de Castellobom sobre el Coa.

Practicaron los ingleses la evolucion, aunque ardua, con felicidad y maña, y resultó de ella alojarse ahora su derecha en las alturas que median entre el Turones y Doscasas. Alli en Fresneda se incorporó la infantería de Don Julian Sanchez al ejército británico, viniendo por un rodeo de Navavel, y á dicho gefe con su caballería envióle Wellington á interceptar las comunicaciones del ene-

migo con Ciudad Rodrigo.

Los mas pensaban que Massena insistiria en cerrar con la derecha de los ingleses, y envolverla moviéndose hácia Castollobom. Pero en vez de ejecutar una maniobra que parecia la mas oportuna y estaba indicada, limitóse á cañonear por aquella parte, y á hacer amagos y algunas acometidas con la caballería sobre los puestos avanzados, fijando todo su anhelo en apoderarse de Fuentes de Oñoro, y romper lo que ahora en realidad era centro de los ingleses.

Hasta la noche persistieron los franceses en este ataque reñidisimo, y con varia suerte. El 6º cuerpo y el 9º eran los acometedores, y Wellington mas tranquilo en cuanto á su derecha, reforzó con las reservas de ella la 1º y 3º division que llevaron en el centro

el principal peso de la pelea, portándose varios cuerpos portugueses con la mayor bizarría.

Lo recio del combate solo duró por la derecha hasta las doce: en Fuentes de Oñoro continuó, como hemos dicho, todo el dia, y cesó repasando los franceses el Doscasas, y quedándose los aliados en lo alto, sin que ni unos ni otros ocupasen el lugar situado en lo hondo.

Mientras que la accion andaba tan empeñada por la derecha y centro, el 2º cuerpo del mando de Reynier aparentó atacar el extremo de la línea izquierda de los aliados que cubria sir Guillelmo Erskine con la 5ª division, defendiendo al mismo tiempo los pasos del rio Doscasas por el lado del fuerte de la Concepcion y Aldea del Obispo. Reynier no se empeñó en ninguna refriega importante al ver al inglés pronto á aceptarla. Tampoco ocurrió suceso notable delante de Almeida, en donde se apostaba la 6ª division que regia el general Campbell. El convoy que los franceses tenian preparado con destino á Almeida, estuvo aguardando en Gallegos todo el dia coyuntura favorable que no se le presentó para introducirse en la plaza.

La batalla por tanto de Fuentes de Oñoro puede mirarse como indecisa, respecto á que ambas partes conservaron poco mas ó menos sus anteriores puestos, y que el pueblo situado en lo bajo, verdadero campo de pelea, no quedó ni por unos ni por otros. Sin embargo las resultas fueron favorables á los aliados, imposibilitado el enemigo de conservar y de avituallar á Almeida, que era su principal objeto. El ejército anglo-portugués perdió 1500 hombres, de ellos 300 prisioneros. El francés algunos mas por su porfiá de querer ganar las alturas de Fuentes de Oñoro.

Temia Wellington que los enemigos renovasen al dia siguiente el combate, y por eso empezó á levantar atrincheramientos que le abrigasen en su posicion. Mas los franceses, permaneciendo tranquilos el 6 y el 7, se retiraron el 8 sin ser molestados. Cruzaron el 40 el Agueda, la mayor parte por Ciudad Rodrigo, los de Reynier por Barba de Puerco.

Este dia la guarnicion enemiga evacuó á Almeida. Era gobernador el general Brennier, oficial intelimenta. Era gobernador de la órden un soldado animoso y aturdido de nombre Andrés Tillet, que consiguió esquivar, aunque vestido con su propio uniforme, la vigilancia de los puestos ingleses. El gobernador á su salida trató de arruinar las fortificaciones, y preparadas las convenientes minas al reventar de ellas avalanzóse fuera con su gente, y burló á los contrarios que le cerraban con dobles líneas. Se encaminó en seguida apresuradamente al Agueda con direccion á Barba de Puerco, en donde le ampararon las tropas del mando de Reynier, conteniendo á los ingleses que le acosaban.

La conducta, en la jornada de Fuentes de Oñoro, de los generales en gefe Wellington v Massena sorprendió á los entendidos v prácticos en el arte de la guerra. Tan circunspecto el primero al salir de Torres Vedras; tan cauto en el perseguimiento de los contrarios; tan cuidadoso en evitar serios combates cuando todo le favorecia, olvidó ahora su prudencia y acostumbrada pausa; ahora que su ejército estaba desmembrado con las fuerzas enviadas al Guadiana, y Massena engrosado y rehecho, aventurándose á trabar batalla en una posicion extendida y defectuosa que tenia á las espaldas la plaza de Almeida, todavía en poder de los enemigos, y el Coa de hondas riberas y de dificultoso tránsito para un ejército en caso de precipitosa retirada. Y ¿ qué impelió al general inglés á desviarse de su anterior plan seguido con tal constancia? El deseo, sin duda, de impedir el abastecimiento de Almeida. Motivo poderoso; pero dera comparable acaso con la empresa mucho menos arriesgada de desbaratar al enemigo y destruirle en su marcha? No solo Almeida entonces, quizá tambien Ciudad Rodrigo hubiera caido en manos de los aliados, y el aniquilamiento del ejército francés de Portugal hubiera influido ventajosamente hasta en las operaciones de Extremadura y de todo el mediodia de España.

Por su parte Massena mostróse no tan atinado como de costumbre, pues á haber proseguido vigorosamente la ventaja alcanzada sobre la derecha inglesa, á la sazon que tuvo esta que replegarse y variar de puesto, la victoria se hubiera verisimilmente declarado por el ejército francés, y los nuevos laureles encubriendo los contratiempos pasados, quizá cambiaran la suerte entera de la guerra peninsular. Dícese que varios generales, sabiendo que iban á ser reemplazados, obraron flojamente y desavenidos.

En efecto Junot y Loison partieron en breve para Francia. Massena mismo cedió el mando el 11 de mayo sena en el mando al mariscal Marmont, duque de Ragusa: y Drouet con el mariscal Marlos 10 á 11,000 hombres que le restaban del 9º cuerpo, marchó la vuelta de las Andalucías y Extremadura.

El recien llegado mariscal acantonó su ejército en las orillas del Tórmes, y solo dejó una parte entre este rio y el Agueda, debiendo hacer mudanzas y arreglos en el órden y la distribucion.

Acampó Wellington su gente desde el Coa al Doscasas; y el 16 del mismo mayo volvió á partir con dos vuelte à partir divisiones à Extremadura, porque Soult asistido de bastante fuerza se adelantaba otra vez camino de

Wellington

aquella provincia.

Habia desde el 4 de mayo embestido Beresford la Beresford silla à plaza de Badajoz por la izquierda del Guadiana con 5000 hombres, reforzados por la 1º division del 5º ejército español bajo el mando de Don Cárlos de España. El 8 verificólo por la margen derecha, completando asi el acordonamiento de la plaza, y decidió abrir aquella misma noche la trinchera por delante de San Cristóbal, punto señalado para el principal ataque. Como era el primer sitio que los ingleses emprendian en España, sus ingenieros no se mostraron muy prácticos; faltos tambien de muchas cosas necesarias.

Disponíanse al propio tiempo los anglo-portugueses á obrar ofensivamente contra el ejército enemigo en la misma Extremadura, aguardando apoyo de parte de los españoles. No se miraba como de importancia el que podia dar por sí solo el general Castaños, y de consiguiente se contaba con otras fuerzas.

Eran estas las de Bal esteros y una expedicion que Expedicion que dió la vela de Cádiz el 16 de abril. A su cabeza hamanda Blake y Extremabíase puesto Don Joaquin Blake, presidente de la regencia, para lo que obtuvo especial permiso de las córtes, vedando el reglamento dado á la potestad ejecutiva, el que mandase ninguno de sus individuos la fuerza armada. Blake tomó tierra el 18 en el condado de Niebla, y marchó por la sierra á Extremadura. Alli se unió con la division de Don Francisco Ballesteros; hallándose todo el cuerpo expedicionario acantonado el 7 de mayo en Frejenal y en Monasterio. Se componia de las divisiones 3ª y 4ª del 4º ejército y de una vanguardia. Esta la mandaba Don José de Lardizabal; era la 3º division la de Don Francisco Ballesteros; capitaneaba la 4ª Don José de Zayas, y los ginetes Don Casimiro Loi. En todo 12,000 hombres, entre ellos 1200 caballos con doce piezas. Ejercia la funcion de gefe de estado mayor Don Antonio Burriel, oficial sabio y amigo particular de Don Joaquin Blake.

Cuando Wellington estuvo en Yelves quiso ponerse de acuerdo con los generales españoles para las operaciones ulteriores; mas no pudiendo Castaños atravesar el Guadiana á causa de una avenida repentina, la misma que se llevó el puente de campaña establecido frente de Jurumeña, le envió Wellington una memoria comprensiva de los principales puntos en que deseaba convenirse, y eran los siguientes: 1° que Blake á su llegada se situaria en Jerez de los Caballeros, poniendo sobre su izquierda en Burguillos á Ballesteros: 2º que la caballería del 5º ejército se apostaria en Llerena para observar el camino de Guadalcanal y comunicar con el dicho Ballesteros por Zafra: 3º que Castaños se mantendria con su infantería en Mérida para apoyar sus ginetes, excepto la division de España reservada al asedio de Badajoz : y 4º que el ejército británico se alojaria en una segunda línea, debiendo en caso de batalla unirse todas las fuerzas en la Albuera, como centro de los caminos que de Andalucía se dirigen á Badajoz.

Anteriores Instrucciones Mellington de si se juntaban para presentar la batalla diversos cuerpos de los aliados, tomaria la direccion el general mas au-

....

torizado por su antigüedad y graduacion militar. Obsequio en realidad hecho á Castaños á quien, en tal caso, correspondia el mando; pero obsequio que rehusó con loable delicadeza sustituyendo á lo propuesto que gobernaria en gefe, llegado el momento, el general que concurriese con mayores fuerzas: alteracion que mereció la aprobacion de todos. Asistieron los generales españoles en los demas puntos al plan trazado por el inglés.

Instaba á Soult ir al socorro de Badajoz. Mas antes Avanza Soult à tomó disposiciones que amparasen bastantemente las Extremadura. líneas de Cádiz y la isla en donde no dejaba de inquietar á los enemigos el marqués de Coupigny, sucesor, segun vimos, de la Peña. Fortificó tambien el mariscal francés mas de lo que ya lo estaban las avenidas de Triana y el monasterio cercano de la Cartuja para abrigar á Sevilla de una sorpresa; y hechos otros arreglos partió de esta ciudad el 10 de mayo. Llevaba consigo 30 cañones, 3,000 dragones, una division de infantería reforzada por un batallon de granaderos perteneciente al cuerpo que mandaba Victor, y dos regimientos de caballería ligera que lo eran del de Sebastiani. Llegó el 11 á Santa Olalla y juntósele alli el general Maransin: al mismo tiempo una brigada del general Godinot acuartelado en Córdoba avanzaba por Constantina. Unióse el 13 á Soult el general Latour Maubourg, que tomó el mando de la caballería pesada, encargándose del 5° cuerpo el general Girard. Los franceses contaban en todo unos 20,000 infantes y cerca de 5000 caballos, con 40 cañones. Sentaron el 14 en Villafranca su cuartel general.

No habian entre tanto los ingleses adelantado en el sitio de Badajoz. Philippon, gobernador francés, ford el sitio de aventajábase demasiado en saber y diligencia para no contener fácilmente la inexperiencia de los ingenieros ingleses é inutilizar los medios que contra él empleaban, insuficientes a la verdad. Al aproximarse Soult mandó Beresford descercar la plaza, y en los dias 13 y 14 empezó a darse cumplimiento a la órden, siendo del todo abandonado el sitio en la noche del 15, en que se alejó la 4 division inglesa y la de Don Cárlos de España, últimas tropas que habian quedado. Perdieron los aliados en tan infructuosa tentativa unos 700 hombres muertos y heridos.

Tuvieron el 14 vistas en Valverde de Leganés con el mariscal Beresford los generales españoles, y convinieron todos en presentar batalla á los franceses en las cercanías de la Albuera. En consecuencia expidieron órdenes para reunir allibrevemente todas las tropas del ejército combinado.

Es la Albuera un lugar de corto vecindario situado en el camino real que de Sevilla va á Badajoz, distante cuatro leguas de esta ciudad y á la izquierda de un riachuelo que toma el mismo nombre formado poco mas arriba de la union del arroyo de Nogales con el de Chicapierna. En frente del pueblo hay un puente viejo y otro

nuevo al lado, paso preciso de la carretera. Por ambas orillas el terreno es llano y en general despejado con suave declive á las riberas. En la de la derecha se divisa una dehesa y carrascal llamado de la Natera, que encubre hasta corta distancia el camino real, y sobre todo la orilla rio arriba por donde el enemigo tentó su principal ataque. En la márgen izquierda por la mayor parte no hay árboles ni arbustos, convirtiéndose mas y mas aquellos campos que tuesta el sol en áridos sequerales, especialmente yendo hácia Valverde. Aqui la tierra se eleva insensiblemente y da el ser á unas lomas que se extienden detras de la Albuera con vertientes á la otra parte, cuya falda por alli lame el arroyo de Valdesevilla. En las lomas se asentó el ejército aliado.

El expedicionario llegó tarde en la noche del 15, y se colocó á la derecha en dos líneas: en la primera, siguiendo el mismo órden, Don José de Lardizabal y Don Francisco Ballesteros que tocaba al camino de Valverde: en la segunda, á 200 pasos, Don José de Zayas. La caballería se distribuyó igualmente en dos líneas, unida ya la del 5º ejército bajo las órdenes del conde de Penne Villemur que mandó la totalidad de nuestros ginetes.

El ejército anglo-portugués continuaba en la misma alineacion aunque sencilla: su derecha en el camino de Valverde, dilatándose por la izquierda perpendicularmente á los españoles. El general Guillermo Stewart con su 2ª division venia despues de Ballesteros, y estaba situado entre dicho camino de Valverde y el de Badajoz; cerraba la izquierda de todo el ejército combinado la division del general Hamilton que era de portugueses. Ocupaba el pueblo de la Albuera con las tropas ligeras el general Alten. La artillería británica se situó en una línea sobre el camino de Valverde: los caballos portugueses junto á sus infantes al extremo de la izquierda, y los ingleses avanzados cerca del arroyo de Chicapierna de donde se replegaron al atacar el enemigo. Los mandaba el general Lumley que se puso á la cabeza de toda la caballería aliada.

Colocado ya asi el ejército, llegó Don Francisco Javier Castaños con seis cañones y la division de infantería de Don Cárlos de España, la cual se situó á ambos costados de la de Zayas, ascendiendo los recien venidos con los de Penne Villemur, todos del 5º ejército, á unos 3000 hombres. Tambien se incorporaron al mismo tiempo dos brigadas de la 4º division británica que regia el general Cole, y que formaron con una de las brigadas de Hamilton otra segunda línea detras de los anglo-portugueses, los cuales hasta entonces carecian de este apoyo. La fuerza entera de los aliados rayaba en 31,000 hombres, mas de 27,000 infantes y 3600 caballos. Unos 15,000 eran españoles, los demas ingleses y portugueses; por lo que siendo mayor el número de estos, encargóse del mando en gefe, conforme á lo convenido, el mariscal Beres-

ford.

Alboreaba el dia 15 de mayo y ya se escaramuzaban los ginetes. El tiempo anubarrado pronosticaba lluvia. A las ocho avanzaron por el llano dos regimientos de dragones enemigos que guiaba el general Briche con una batería ligera, al paso que el general Godinot seguido de infantería daba indicio de acometer el lugar de la Albuera por el puente. Los españoles empezaron entonces a cañonear desde sus puestos.

A la sazon los generales Castaños, Beresford y Blake con sus estados mayores y otros gefes, almorzaban juntos en un ribazo cerca del pueblo entre la 1ª y 2ª línea, y observando el maniobrar del enemigo opinaban los mas que acometiera por el frente ó izquierda del ejército aliado. Entre los concurrentes hallábase el coronel Don Bertoldo Schepeler, distinguido oficial aleman que habia venido á servir de voluntario la justa causa de la libertad española; y creyendo por el contrario que los franceses embestirian el costado derecho, tenia fija su vista hácia aquella parte, cuando columbrando en medio del carrascal y matorrales de la otra orilla el relucir de las bayonetas, exclamó: « por alli vienen.» Blake entonces le envió de explorador, y en pos de él, á otros oficiales de estado mayor.

Cerciorados todos de que realmente era aquel el punto amenazado, necesitóse variar la formacion de la derecha que ocupaban los españoles: mudanza dificil en presencia del enemigo y mas para tropas que, aunque muy bizarras, no estaban todavía bastante avezadas á evolucionar con la presteza y facilidad requeridas en semejantes aprietos.

No obstante verificáronlo los nuestros atinadamente pasando parte de las que estaban en segunda línea á cubrir el flanco derecho de la primera, desplegando en batalla y formando con la última martillo, ó sea un ángulo recto. Acercábase ya el terrible trance: los enemigos se adelantaban por el bosque; á su izquierda traian la caballería mandada por Latour Maubourg, en el centro la artillería bajo el general Ruty, y á su derecha la infantería compuesta de dos divisiones del 5º cuerpo mandadas por el general Girard, y de una reserva que lo era por el general Werlé. Cruzaron el Nogales y el arroyo de Chicapierna, y entonces hicieron un movimiento de conversion sobre su derecha, para ceñir el flanco tambien derecho de los aliados, y aun abrazarle, cortando asi los caminos de la sierra, de Olivenza y de Valverde, y procurando arrojar á los nuestros sobre el arroyo Valdesevilla y estrecharlos contra Badajoz y el Guadiana. Mientras que los enemigos comenzaban este ataque, que era, repetimos, el principal de su plan, continuaban el general Godinot y Briche amagando lo que se consideraba antes en la primera formacion centro é izquierda del ejército combinado.

Trabóse, pues, por la derecha el combate formal. Empezóle Zayas, le continuó Lardizabal que habia seguido el movimiento

de aquel general, y empeñáronse al fin en la pelea todos los españoles, excepto dos batallones de Ballesteros, que quedaron haciendo frente al rio de la Albuera: mas lo restante de la misma division favoreció la maniobra de Zayas, é hizo una arremetida sobresaliente por el diestro flanco de las columnas acometedoras, conteniéndolas y haciendolas alli suspender el fuego. Los enemigos entonces rechazados sobre sus reservas, insistieron muchas veces en su propósito si bien en balde; pero al cabo ayudados de la caballería mandada por Latour-Maubourg se colocaron en la cuesta de las lomas que ocupaban los españoles.

Acorrió en ayuda de estos la division del general Stewart ya en movimiento y marchó á ponerse á la derecha de Zayas; siguióle la de Cole á lo lejos, y se dilató la caballería al mando de Lumley la vuelta del Valdesevilla para evitar la enclavadura de nuestra derecha en las columnas enemigas, siendo ahora la nueva posicion del ejército aliado perpendicular al frente en donde primero habiá formado. Alten se mantuvo en el pueblo de la Albuera, y Hamilton con los portugueses, aunque tambien avanzado, quedóse en la línea precedente con destino á atajar las tentativas que hiciese contra el puente el general Godinot.

Por la derecha prosiguiendo vivísimo el combate y adelantándose Stewart con la brigada de Colbourne, una de las de su division, retrocedian ya de nuevo los franceses cuando sus húsares y los lanceros polacos arremetiendo al inglés por la espalda dispersaron la brigada insinuada, y cogiéronle cañones, 800 prisioneros y 3 banderas. Ráfagas de un vendaval impetuoso, y furiosos aguaceros unidos al humo de las descargas impedian discernir con claridad los objetos, y por eso pudieron los ginetes enemigos pasar por el flanco sin ser vistos, y embestir á retaguardia. Algunos polacos llevados del triunfo se embocaron por entre las dos líneas que formaban los aliados; y la segunda inglesa, creyendo la primera ya rota, hizo fuego sobre ella y sobre el punto donde estaba Blake: afortunadamente descubrióse luego el engaño.

En tan apurado instante sostúvose sin embargo firme un regimiento de los de la brigada de Colbourne, y dió lugar á que Steward con la de Houghton volviese á renovar la acometida. Hízolo con el mayor esfuerzo; ayudóle, colocándose en línea la artillería bajo el mayor Dickson, y tambien otra brigada de la misma division que se dirigió á la izquierda. Don José de Zayas con los suyos empeñóse segunda vez en la lucha, y lidió valerosamente. La caballería apostada á la derecha del flanco atacado, reprimió al enemigo por el llano, y se distinguió sobre todo y favoreció á Stewart en su desgracia la del 5º ejército español acaudillada por el conde de Penne Villemur y su segundo Don Antolin Riguilon.

La contienda andaba brava, y el tiempo habiendo escampado permitia obrar á las claras. De ningun lado se cejaba, y hacianse descargas á medio tiro de fusil: terrible era el estruendo y tumulto de las armas, estrepitosa la altanera vocería de los contrarios. Por toda la línea habíase trabado la accion; en el frente primitivo y en la puente de la Albuera tambien se combatia. Alten aqui defendió el pueblo vigorosamente, y Hamilton con los portugueses y los dos batallones españoles, que dijimos habian quedado en la posicion primera, protegiéronla con distinguida honra.

Dudoso todavía el éxito cargaron en fin al enemigo las dos brigadas de la division de Colc; la una portuguesa bajo el general Harvey se movió por entre la caballería de Lumley y la derecha de las lomas, sobre cuya posesion principalmente se peleaba, y la otra que conducia Myers encaminóse adonde Stewart batallaba.

A poco Zayas, animado en vista de este movimiento, arremetió en columna cerrada arma al brazo, y hallábase á diez pasos del enemigo á la sazon que flanqueado este por portugueses de la brigada de Harvey, volvió la espalda, y arremolinándose sus soldados, y cayendo unos sobre otros, en breve fugitivos todos, rodaron y se atropellaron la ladera abajo. Su caballería numerosa y superior á la aliada pudo solo cubrir repliegue tan desordenado. Repasó el enemigo los arroyos, y situóse en las eminencias de la otra orilla, asestando su artillería para proteger en union con los ginetes sus deshechas y casi desbandadas huestes.

No los persiguieron mas allá los aliados, cuya pérdida habia sido considerable. La de solos los españoles ascendia á 1365 hombres entre muertos y heridos: de estos fueron Don Carlos de España; de aquellos el ayudante primero de estado mayor Don Emeterio Velarde que dijo al espirar: « Nada importa que yo muera si hemos « ganado la batalla. » Los portugueses perdieron 363 hombres: los ingleses 3614 y 600 prisioneros, pues los otros se salvaron de las manos de los franceses en medio del bullicio y confusion de la derrota. Perecieron de los generales británicos Houghton y Myers: quedó herido Stewart, Cole y otros oficiales de graduacion.

Contaron los franceses de menos 8000 hombres: murieron de ellos Ios generales Pepin y Werlé, y fueron heridos Gazan, Maransin y Bruyer. Sangrienta lid, aunque no fue de larga duracion.

El 19 ambos ejércitos se mantuvieron en línea en frente uno de otro: retiróse Soult por la noche, yendo tan despacio que no llegó á Llerena hasta el 23. Los aliados dejáronle ir tranquilo. Solo le siguió la caballería que mandada por Lumley tuvo luego en Usagre un recio choque en que fueron escarmentados los ginetes enemigos con pérdida de mas de 200 hombres.

El parlamento británico declaró « reconocer alta-« mente el distinguido valor é intrepidez con que se « habia conducido el ejército español del mando de « S. E. el general Blake en la batalla de la Albuera, » aunque parece no habia ejemplo de demostraciones

Manifestacion del parlamento británico y de las córtes en favor de los ejércitos. semejantes en favor de tropas extrangeras. Las cortes hicieron igual ó parecida declaracion respecto de los aliados, y ademas decretaron ser el ejército español benemérito de la patria, con órden de que finalizada la guerra, se erigiese en la Albuera un monumento. Agracióse tambien con un grado á los oficiales mas antiguos de cada clase.

Mereció tan gloriosa jornada honorífica conmemoraria lord Byron. cion del estro sublime de \* lord Byron, expresando que en lo venidero seria el de la Albuera asunto digno de celebrarse en las jácaras y canciones populares.

El 19 llegó lord Wellington al Guadiana acompa-Llega Welling-ton despues de la batalla. ñado de las dos divisiones con las que, segun dijimos, habia salido de sus cuarteles del norte. Visitó el mismo dia el campo de la Albuera, y ordenó al mariscal Beresford que no hiciese sino observar al enemigo y perseguirle cautelosamente. Fue luego enviado dicho mariscal á Lisboa con destino á organizar nuevas tropas. Hubo quien atribuyó la comision á la sombra que causaban los recientes laureles; otros, al parecer mas bien informados, á disposiciones generales y no á zelosas ni mezquinas pasiones: debiéndose advertir que las dotes que adornaban al Beresford antes se acomodaban á organizar y disciplinar gente bisoña, que á guiar un ejército en campaña. El general Hill, de vuelta en Portugal, recobrada ya la salud, volvió á tomar el mando de la 2ª division británica encomendada en su ausencia á Beresford con las demas tropas anglo-portuguesas que por lo comun maniobraron á la izquierda del Tajo.

No viéndose Soult acosado paróse en Llerena, y llamó hácia sí todas las tropas de las Andalucías que podian juntársele sin detrimento de los puntos fortificados y demas puestos que ocupaban. Se esmeró al propio tiempo en acopiar subsistencias que no abundaban, y su escasez produjo disgusto y quejas en el campo, pues los naturales desamparando en lo general sus casas, procuraban engañar al enemigo y desumbrarle para que no descubriese los granos que, siendo en aquella tierra guardados en silos, ocultábanse fácilmente al ojo lince del soldado que iba á la pecorea. Por la espalda incomodaban asimismo al ejército de Soult partidarios audaces que se interponian en el camino de Sevilla y cortaban la comunicacion, teniendo para aventarlos que batir la estrada, y destacar á varios puntos algunos cuerpos sueltos.

Dispuso Wellington que una gran parte del ejército aliado se acantonase en Zafra, Santa Marta, Feria, Almendral y otros pueblos de los alrededores, con la caballería en Ribera y Villafranca de Barros. El 18 habia ya la division de Hamilton renovado por la izquierda del Guadiana el bloqueo de Badajoz, á cuya parte acudió tambien la nuestra que

antes mandaba Don Cárlos de España, y ahora Don Pedro Agustin

Giron segundo de Castaños. Dudóse algun tiempo si se emprenderia entonces el sitio formal, no siendo dado apoderarse en breve de la plaza, y temible que en el entretanto tornasen los franceses á socorrerla. No obstante decidióse Wellington al asedio, y el 22 convino, despues de madura deliberacion con los ingenieros y otros gefes, en seguir el ataque resuelto para la anterior tentativa, si bien modificado en los pormenores.

De consiguiente el 25 la 7ª division británica del mando de Houston embistió á Badajoz por la derecha del Guadiana, y el 27 la 3ª reforzó la de Hamilton colocada á la izquierda del mismo rio. Empezóse el 29 á abrir la trinchera contra el fuerte de San Cristóbal, divirtiendo al propio tiempo la atencion del enemigo con falsos acometimientos hácia Pardaleras. Del 30 al 31 comenzaron igualmente los sitiadores un ataque por el mediodia contra el castillo antiguo.

Abierta brecha al este en San Cristóbal, tentaron los ingleses creyéndola practicable asaltar el fuerte, y se aproximaron á su recinto teniendo á la cabeza al teniente Forster. De cerca vió este que se habian equivocado, pero hallándose ya él y los suyos en el foso y animados, quisieron en vano trepar á la brecha repeliéndolos el enemigo con pérdida: entre los muertos contóse al mismo Forster.

En el castillo tampoco se habia aportillado mucho el muro á pesar de los escombros que se veian al pie. El 9 repitióse otro acometimiento contra San Cristóbal si bien no con mayor fruto. Desde entonces convirtióse el sitio en bloqueo con intencion Wellington de levantarle del todo. No se comprende como se empezó siquiera tal asedio, careciendo alli los ingleses de zapadores, y desproveidos hasta de cestones y faginas.

Entonces fue cuando de resultas de una hoguera encendida por artilleros portugueses, acampados al raso no lejos de Badajoz en la márgen izquierda del Guadiana, se prendió fuego á las heredades y chaparros vecinos, cundiendo la llama con violencia tan espantosa que en el espacio de tres dias se acercó á Mérida, ciudad que se preservó de tamaña catástrofe por hallarse interpuesto aquel anchuroso rio. Duró el fuego quince dias, y devoró casas, encinares, dehesas, las mieses ya casi maduras, todo cuanto encontró.

Reforzado Soult mas y mas determinó ponerse en movimiento la vuelta de Badajoz, y abrió su marcha soult. el 12 de junio juntándosele por entonces el general Drouet que se habia encaminado con los restos del 9° cuerpo por Avila y Toledo sobre Córdoba, y de alli torciendo á su derecha habia venido á dar á Belalcázar y al campo de los suyos en Extremadura. Incorporáronse estas fuerzas con el 5° cuerpo que empezó desde luego a gobernar dicho Drouet. Tenia por mira Soult libertar á Badajoz,

pero no osando aunque muy engrosado ejecutarlo por sí solo, quiso aguardar á que se le acercase Marmont en marcha ya para el Guadiana.

Apenas habia tomado á su cargo este mariscal el mariscal ejército de Portugal, cuando le dió nueva forma, dis-Marmont sobre el Guadiatribuyendo en seis divisiones sus tres anteriores cuerpos. Su conato luego que abasteció á Ciudad Rodrigo, se dirigió principalmente segun las órdenes de Napoleon á cooperar con Soult en Extremadura, habiendo acudido alli la mayor parte del ejército combinado. Cuatro divisiones de Marmont partieron de Alba de Tórmes el 3 de junio, y las otras dos habíanse todavía quedado hácia el Agueda, atento el mariscal francés á explorar los movimientos de sir Brent Spencer que mandaba en ausencia de Wellington las tropas del Coa. Pero habiendo hecho Marmont un reconocimiento el 6, y persuadido de que el general inglés no le incomodaria, y que solo seguiria paralelamente el movimiento de las tropas francesas, salió en persona para Extremadura, acompañado del resto de su fuerza con direccion al puerto de Baños. Cruzó el Tajo en Almaraz habiendo echado al intento un puente volante, y su ejército puesto ya en la orilla izquierda marchó en dos trozos, uno de ellos por Trujillo á Mérida, otro sesgueando á la izquierda sobre Medellin.

Cuando Wellington averiguó que Soult avanzaba, apostóse en la Albuera para contenerle y empeñar batalla. Mas despues noticioso de que Marmont estaba ya próximo á juntarse al otro mariscal, con razon no quiso continuar en una posicion en que tenia á la espalda á Badajoz y Guadiana, sobre todo debiendo habérselas con fuerzas tan considerables como las de los dos mariscales reunidos, y por tanto abandonó la Albuera, descercó á Badajoz, y repasando el Guadiana, se acogió el 17 á Yelves. Lo mismo hicieron los españoles vadeando el rio por Jurumeña. Aproximáronse de consiguiente sin obstáculo Marmont y Soult, y se avistaron el 19 en el mismo Badajoz.

Habia sir Brent Spencer en el entre tanto marchado de la raya de Portugal, pasado el Tajo en Villavelha, y reunídose á Wellington en las alturas de Campomayor. Preparábase aqui el último á pelear extendiéndose su ejército por los bosques deleitosos de ambas orillas del Caya. Constaba en todo su fuerza de 60,000 hombres. Otros tantos tenian los enemigos quienes haciendo el 22 reconocimientos por Yelves y Badajoz, se abstuvieron de comprometerse; no considerando fácil deshacer á los aliados situados ventajosamente.

De estos se habia separado Blake el 18 seguido por el ejército aliado.

De estos se habia separado Blake el 18 seguido por el ejército expedicionario, la division de Ballesteros, la de Giron y caballería de Penne Villemur, no bien avenido con la supremacía de Wellington, por lo que se ofreció á

hacer una correría al condado de Niebla. Dió el general en gefe su aprobacion á la propuesta, y Blake caminando por dentro de Portugal, repasó el Guadiana en Mértola el 23. En el tránsito padecieron nuestras tropas muchas escaseces á causa de las marchas rápidas que hicieron; y desmandáronse muy reprensiblemente los soldados de Ballesteros, molestando sobremanera y maltratando á los naturales.

Parecia que Blake llevaba la mira en su expedicion de ponerse sobre Sevilla casi abandonada en aquel tiempo, y no defendiéndola sino escasas tropas francesas y unos pocos jurados españoles, gente en la que no confiaba el extrangero. Para que no se malograre tal empresa, conveniente era marchar aceleradamente, pues de otro modo volviendo Soult pie atras apresuraríase á ir en socorro de la ciudad. Pero Blake sin motivo plausible detúvose y resolvió antes apoderarse de Niebla, villa á la derecha del Tinto ro-Su desgraciada deada de un muro viejo y de un castillo cuyas paredes en especial las de la torre del Homenage, son de un espesor desusado. Cabecera de la comarca y en buen parage para enseñorearla, habíanla los franceses fortalecido cuidadosamente aprovechándose de sus antiguos reparos, entre los que se descubrieron (segun nos ha dicho el mismo duque de Aremberg principal promotor de aquellos trabajos) bastantes restos de la dominacion romana. Mandaba ahora alli el coronel Fritzherds al frente de 600 suizos.

Encomendóse el ataque á la division de Zayas, y tuvo comienzo en la noche del 30 de junio. Mas no habia cañones de batir, y las escalas, aunque añadidas y empalmadas, resultaron cortas: con lo que se desistió del intento; y sin conseguir cosa alguna en Niebla, perdió Blake la ocasion de hacer una correría á Sevilla y sembrar entre los enemigos el desasosiego y tribulacion.

Tan solo produjo su movimiento el buen efecto de alejar parte de la fuerza enemiga de las cercanías de Badajoz; la cual viniendo sobre Blake al condado, le obligó á retirarse el 2 de julio, y repasar el Guadiana el 6 en Alcoutin, desde donde meditando el general español otra empresa á levante, se dirigió á Villareal de San Antonio y Ayamonte; reembarcándose el 10 con la fuerza expedicionaria y una parte de la division primitivamente al mando de Don Cárlos de España. La de Ballesteros permaneció en el condado; y Don Pedro Agustin Giron con algunos infantes y el conde de Penne Villemur asistido de la mayor parte de la caballería, se quedaron por las márgenes del Guadiana acercándose á Extremadura.

En este tiempo los calores fueron excesivos y abrasadores atribuyéndolo algunos á la presencia de un cometa resplandeciente que se dejó ver en la parte boreal de nuestro emisferio durante muchos meses, y tuvo suspensa la atencion de la Europa entera, Percibíase en Cádiz por el dia, y alumbraba de

noche al modo de una luna la mas clara, acompañado de larga y rozagante cabellera. Tales apariciones aterraban á los pueblos de la antigüedad, siendo pocos los astrónomos y contados (\* Ap. n. 4.) los filósofos \* que conociesen en aquella era la verdadera naturaleza de estos cuerpos. En los siglos modernos la antorcha de la ciencia empuñada en este caso por el gran Newton y el ilustro Halley \* ha difundido gran luz sobre las leves que di-('Ap. n. s.), rigen los movimientos y revoluciones de los cometas, y disipado en parte los vanos temores de la crédula y tenebrosa ignorancia.

Segun insinuamos la correría de Blake al condado, aunque malograda, desvió de la Extremadura una porcion de las tropas francesas. Soult salió de Badajoz el 27 de junio, y tornó á Sevilla dirigiendo una division á las órdenes del general Conroux a Sevilla. por Frejenal la vuelta de Niebla. Al retirarse avitualló de nuevo la plaza de Badajoz, y voló los muros de Olivenza, recinto que los ingleses habian abandonado cuando se pusieron detras del Guadiana. Quedó à la izquierda de estos el general Drouet con

el 5° cuerpo.

Guardó la derecha algunos dias el mariscal Mar-Correrias de Mo-. mont, cuyas espaldas eran á menudo molestadas por partidarios españoles. Quien mas inquietó al enemigo hácia aquella parte fue Don Pablo Morillo á la cabeza de la 2º division del 5º ejército, que en vez de maniobrar unido con el cuerpo principal campeó sola y destacada de acuerdo con el general en gefe. Sorprendió en junio Morillo en Belalcázar al coronel Normant, matóle 48 hombres y le cogió 111. Lo mismo hizo en Talarrubias el 1º de julio tomando al comandante 4 oficiales y 140 soldados. Acosado entonces por tres columnas enemigas, sorteó sus movimientos con bien entendidas, aunque penosas marchas y contramarchas, por lo intrincado de la Sierra-Morena. Envió salvos al 3ºr ejército los prisioneros que cruzaron sin tropiezo todo el pais ocupado por los franceses, y defendiéndose contra los que le iban al alcance revolvió en seguida contra otros que se alojaban en Villanueva del Duque: escarmentólos el 22, y combatiendo siempre, entró en Cáceres el 31 y se abrigó de los suyos despues de una correría de dos meses, feliz y gloriosa.

Tales inquietudes y otras no menos continuas, así como lo devastado del pais, dificultaban al mariscal Marmont las provisiones, teniéndole que venir convoyadas hasta de Madrid por fuertes escoltas, hostigadas siempre, á veces dispersas. Por tanto fortificando los antiguos castillos de Medellin y Trujillo, apostó aqui la division del general Foy con gran parte de la caballería, y el 20 de julio repasando el mismo mariscal el

Tajo, se colocó en rededor de Almaraz y Plasencia.

Wellington tambien cruzó aquel rio, via de Castellobranco,

contramarchando al mismo són ambos ejércitos, y solo dejó al general Hill en Arronches y Estremoz para cubrir el Alentejo. Don Francisco Javier Castaños con la fuerza entonces corta del 5º ejército se acuarteló en Valencia de Alcántara y sus cercanías, explorando la caballería bajo el mando de Penne Villemur las comarcas vecinas. Ibanse asi tornando los respectivos ejércitos y cuerpos á los puntos desde donde habian partido, y de cuya inmediata y peculiar conservacion estaban antes como encargados.

Y vemos que en estos seis ó siete meses primeros del año de 1811 hubo desde Tarifa corriendo por el mediodia y ocaso hasta el Duero plazas perdidas y tomadas, batallas ganadas, fieros trances. Los aliados por una parte perdieron á Badajoz; pero por la otra recobraron á Almeida y libertaron el reino de Portugal, inclinándose de este modo á su favor la balanza de los sucesos. Cometiéronse faltas, y no solo las cometieron los españoles, cometiéronlas tambien ingleses y franceses, pudiéndose inferir de nuestra relacion cuánto pende de la fortuna la fama de los generales mas esclarecidos, absolviendo por lo comun el mundo, si aquella es propicia, de enormes é indisculpables yerros.

## LIBRO DÉCIMOQUINTO.

Operaciones militares à los extremos de los ejércitos combinados anglo-hispano-portugueses. — Ronda. — Murcia y Granada. — Pasa Sebastiani á Francia. — Galicia y Asturias. — Evacuacion de Asturias. — Accion de Cogorderos. — 7º Ejército: Porlier á su frente. — Partidas de este distrito. - Sorpresa de un convoy en Arlaban por Mina. — Ejército francés del norte de España. - Cataluña, Aragon y Valencia. - Sitio de Tortosa. — La toman los franceses. — Sensacion que causa en Cataluña. — Sentencia contra el gobernador Alacha. - Toman los franceses el castillo del Coll de Balaguer. - Providencias de Suchet. - Vuelve á Aragon. - Alborotos en Tarragona. - El marqués de Campoverde nombrado general de Cataluña. — Asoma Macdonald á Tarragona. — Se retira. — Reencuentro con Sarsfield en Figuerola. - Nuevos alborotos en Tarragona. - Nuevo congreso catalan. - Disuélvese luego. - Providencias de Suchet en Aragon contra las partidas. - Facultades nuevas y mas amplias que Napoleon da á Suchet. - Vistas con este motivo de Suchet y Macdonald. — Pasa Macdonald á Barcelona. — Quema de Manresa. — Proclama de Campoverde. - Movimientos de este general. - Tentativa malograda contra Barcelona. - Sorpresa y toma de Figueras por los españoles. -Marcha á Figueras del baron de Eroles. — Ocupa á Olot y Castelfollit. — Estado crítico de los franceses. — Va tambien Campoverde á Figueras. — No consigue sino en parte socorrer el castillo. — Vacilacion de Suchet. - Medidas de precaucion que toma en Aragon. — Resuélvese á sitiar á Tarragona. - Principia el cerco. - Llega Campoverde á Tarragona. - Atacan y toman los franceses con dificultad el fuerte del Olivo. - Sale Campoverde de la plaza : se encarga el mando de ella á Don Juan Senen de Contreras. - Encarnizada defensa de los españoles. - Tropas que llegan de Valencia. - Diversion de Eroles y otros fuera de la plaza. - Toman los franceses el arrabal. — Quejas contra Campoverde. — Tentativa infructuosa de este para socorrer la plaza. — Tropas inglesas que se presentan delante del puerto. - No desembarcan. - Otras ocurrencias desgraciadas. - Baten los franceses la ciudad. — La asaltan. — La entran. — Gloriosa resistencia de los sitiados. — Muerte de Don José Gonzalez. — Horrible matanza. — Reflexiones. — Suerte de Contreras y noble respuesta. — Ceremonia reli-giosa á que asiste Suchet. — Resuelve Campoverde evacuar el principado. - Desercion. - Suchet pasa á Barcelona. - Actos suyos crueles. - Torna Suchet á Tarragona. - Desiste Campoverde de evacuar el principado. -Se embarcan los valencianos. — Sucede á Campoverde en el mando Don Luis Lacy. — Lacy y la Junta del principado en Solsona. Su buen ánimo. — Marcha admirable del brigadier Gasca. — Suchet trata de atacar la montaña de Monserrat. - Es elevado á mariscal de Francia. - Eroles en Monserrat. -Descripcion de este punto. — Le ataca y toma Suchet. — Macdonald estrecha á Figueras. - Se rinde el castillo. - No por eso cesa la guerra en Cataluña. - Suchet pasa á Aragon, inquieto siempre este reino. - Valencia. Convoca Bassecour un congreso. — Se disuelve. — Don Cárlos Odonell sucede á Bassecour. — Operaciones militares del 2º ejército, ó sea de Valencia. -Sucede el marqués del Palacio á Odonell. - Cast lla la Nueva. - Juntas y guerrilleros. — El Empecinado. — Villacampa. — Ataque contra el puente de Auñon. — Diversos movimientos y sucesos. — Otros guerrilleros. — Malos y crueles tratamientos. — Mas partidarios. — Resultas importantes de este género de guerra. — Situacion de José. — Desengaños que recibe. — Estado de su ejército y hacienda. — Diversiones que José promueve. — Ilusiones de José. — Desazonaba su lenguaje á Napoleon. — Disgusto de José. — Su viage á Paris. — Nacimiento del rey de Roma. — Vuelve José á Madrid. — Escasez de granos. — Providencias violentas del gobierno de José. — Trata José de componerse con el gobierno de Cádiz. — Emisarios que envia. — Inutilidad de los pasos que estos dan.

A los opuestos y distantes extremos de los puntos Operaciones militares à en donde se ejecutaban las grandes y principales maextremos de los ejércitos combiniobras del ejército anglo-portugués y anglo-español, nados anglo hisdescubríanse por un lado las montañas de Ronda y el 3º ejército acantonado en la raya de Granada y Murcia, y por el otro Galicia y Asturias con el ahora llamado 6º ejército. En ambas partes pudiera haberse molestado mucho al enemigo, si se hubiese sacado ventaja de los medios que proporcionaba el pais, señaladamente Galicia, y de la favorable oportunidad que ofrecia el agolparse de las huestes francesas hácia la raya de Portugal. Pero por desgracia ciñéronse solo los esfuerzos á divertir la atencion del enemigo, y á ponerle en la necesidad de emplear tropas que bastasen á observar y contener á las nuestras.

La serranía de Ronda, foco importante de insurreccion, dividia, por decirlo asi, el cuerpo francés sitiador de Cádiz, del de Sebastiani alojado en Granada. Gobernaba aquellas montañas, como antes, el general Valdenebro, presidente de la junta de partido; mas por lo comun guiaban de cerca á los serranos caudillos naturales del pais. Begines de los Rios con la primera division del 4° ejército apoyaba los movimientos de los habitadores, y contribuia á mantener el fuego. Peleábase sin cesar, y ni las fuerzas que los franceses conservaban siempre en la misma sierra, ni las columnas que á veces destacaban de Sevilla, Granada ó sitio de Cádiz, eran suficientes para reprimir la insurreccion. El paisanage dispersábase cuando le atacaban numerosas fuerzas, y reconcentrábase cuando estas se disminuian, apellidando guerra por valles y hondonadas con instrumentos pastoriles, ó usando de otras señales como de fogatas y cohetes. Inventaron los rondeños mil ardides para hostigar á sus contrarios, y en Gausin subieron cañones hasta en los riscos mas escarpados. Las mugeres continuaron mostrándose no menos atrevidas que los hombres, y en vano tentó el enemigo domar tal gente y tales breñas: desde principios de este año de 1811 hasta agosto anduvo la lid empeñada, y entonces animóla, como veremos mas adelante, la venida del general Ballesteros.

No son muy de referir los acontecimientos que ocurrieron por el mismo tiempo en el tercer ejército nada.

que antes componia parte del que llamaron del centro. Sucedió á Blake cuando pasó á ser regente, el general Freire, quien en diciembre de 1810 tenia asentados sus reales en Lorca, y puesta su vanguardia en Albox, Huéscar y otros pueblos de los contornos. Françeses y españoles registraban á menudo el campo; y en febrero de 1811 quisieron los primeros internarse en Murcia, como para hacer juego con los movimientos de Soult en Extremadura. Extendiéronse hasta Lorca, ciudad que evacuó Freire; no llevando Sebastiani mas allá sus incursiones, acometido de una consuncion peligrosa.

Retirados los franceses, tornaron los nuestros á sus anteriores puestos y renovaron sus correrías y maniobras. Fué de las mas notables la que practicaron el 21 de marzo. Don José Odonell gefe de estado mayor dirigióse con una division volante sobre Huercal Overa, y destacó á Lubrin al conde del Montijo asistido de ocho compañías. Los enemigos alli alojados resistieron al conde, mas retirándose á poco camino de Ubeda, viéronse perseguidos y experimentaron una pérdida de 180 hombres con algunos prisioneros.

Menguado cada dia mas el 4º cuerpo francés, tuvo el general Sebastiani que ordenar la reconcentracion de sus fuerzas cerca de Baza, aproximándolas por último á Guadix el 7 de mayo. De resultas avanzó Freire, y colocó su vanguardía en la venta del Baul, destacando por su derecha camino de Ubeda y Baeza á Don Ambrosio de la Cuadra con una division y las guerrillas de la comarca.

Este movimiento hecho con direccion á parages por donde pudieran cortarse las comunicaciones de las Andalucías, alteró á los franceses que acudieron aceleradamente de Jaen, Andújar y otras guarniciones inmediatas para contener á Cuadra y atacarle. Trabóse el primer reencuentro el 15 de mayo en la misma ciudad de Ubeda. Tres veces acometieron los enemigos y tres veces fueron rechazados, obligándolos á huir la caballería española que trató de cogerlos por la espalda. Los franceses perdieron mucha gente, sirviéndoles de poco un regimiento de juramentados que á los primeros tiros se dispersó. Afligió sobremanera á los nuestros la muerte del comandante del regimiento de Burgos Don Francisco Gomez de Barreda, oficial distinguido y de mucho esfuerzo.

Tambien el 24 intentaron los enemigos desalojar á los españoles de la venta del Baul, mandados estos por Don José Antonio de Sanz. Cargó intrépidamente el francés, mas no pudo conseguir su objeto, impidiéndoselo un barranco que habia de por medio, y el acertado fuego de nuestra artillería que manejaba Don Vicente Chamizo. Se limitó de consiguiente la refriega á un vivo cañoneo que terminó por retirarse los franceses á Guadix y á la cuesta de Diezma.

A poco pensó igualmente Freire en distraer por su izquierda al

enemigo, y á este propósito envió la vuelta de las Alpujarras con dos regimientos al conde del Montijo. En tan fragosos montes causó este algun desasosiego á la guarnicion de Granada, y aproximándose á la ciudad llegó hasta el sitio conocido bajo el nombre del Suspiro del moro.

Estrechado Sebastiani hubo ocasion en que pensó abandonar á Granada, cuyas avenidas fortificó, no menos que el célebre palacio morisco de la Alhambra. Alivióle en situacion tan penosa la llegada de Drouet á las Andalucías, habiendo entonces sido reforzado el 4º.cuerpo; socorro con el que pudo este respirar mas desahogadamente.

Pero Sebastiani al finar junio pasó á Francia, ya Pasa Sebastiani a por lo quebrantado de su salud, ó ya mas bien por las quejas del mariscal Soult, ansioso de regir sin obstáculo ni embarazo las Andalucías. El primero durante su mando no dejó de esmerarse en conservar las antigüedades arábigas de Granada, y en hermosear algo la ciudad; mas no compensaron ni con mucho tales bienes los otros daños que causó, las derramas exorbitantes que impuso, los actos crueles que cometió. Tuvo Sebastiani por sucesor al general Leval.

En Galicia y Asturias, el otro punto extremo de Galicia y Asturias los dos en que ahora nos ocupamos, no anduvo en un principio la guerra mejor concertada que en Granada y Murcia. Don Nicolas Mahy conservó el mando hasta entrado el año de 1811, y ocupóse mas que en la organizacion de su ejército en disputas y reyertas provinciales. El bondadoso y recto natural de aquel gefe le inclinaba á la suavidad y justicia; pero desviábanle á veces malos consejos ó particulares afectos puestos en quien no los merecia.

El ejército gallego permanecia casi siempre sobre el Vierzo y otros puntos del reino de Leon, y fue de alguna importancia la sorpresa que en 22 de enero hizo Don Ramon Romay acometiendo á la Bañeza, en donde cogió á los enemigos varios prisioneros, efectos y caudales. De este modo prosiguió por aqui la guerra durante los primeros meses del año.

En Asturias mandaba Don Francisco Javier Losada; pero subordinado siempre á Mahy, general en gefe de las fuerzas del principado como lo era de las de Galicia. Tan pronto en aquella provincia se adelantaban los nuestros, tan pronto se retiraban, ocupando las orillas del Nalon, del Narcea, ó del Navia, segun los movimientos del enemigo. Los choques eran diarios ya con el ejército, ya con partidas que revoloteaban por los diversos puntos del principado. El mas notable acaeció el 19 de marzo de este año de 1811 en el Puelo, distante una legua de Cangas de Tineo yendo camino de Oviedo, lugar situado en la cima de unos montes cuyas faldas por ambos lados famen dos diferentes rios. Losada se colocó

en lo alto que forma como una especie de cuña, y aguardó á los contrarios que le atacaron á las órdenes del general Valletaux. Nuestra fuerza consistia en unos 5000 hombres, inferior la de los franceses. Estaban con el general Losada Don Pedro de la Bárcena y Don Juan Diaz Porlier, sirviendo este de reserva con la caballería, y aquel con los asturianos de vanguardia. Tiroteóse algun tiempo, hasta que herido Bárcena en el talon entró en los nuestros un terror pánico que causó completa dispersion. Losada y el mismo Bárcena, aunque desfallecido, hicieron inútiles esfuerzos para contener al soldado, y solo salvó á los fugitivos y á los generales la serenidad de Porlier y sus ginetes que hicieron frente y reprimieron á los enemigos.

Tal contratiempo probaba mas y mas la necesidad en que se estaba de refundir todas aquellas fuerzas y darles otra organizacion, introduciendo la disciplina que andaba muy decaida. En la primavera de este año empezóse á poner en obra tan urgente providencia. El mando del 6º ejército se habia confiado á Castaños al mismo tiempo que conservaba el del 5º; acumulacion de cargos mas aparente que verdadera, y que solo tenia por objeto la unidad en los planes, caso de una campaña general y combinada con los anglo-portugueses. Y asi quien en realidad gobernó, aunque con el título de segundo de Castaños, fue Don José María de Santocildes, sucesor de Mahy, teniendo por gefe de estado mayor á Don Juan Moscoso. Ambas elecciones parecieron con razon muy acertadas: Santocildes habíase acreditado en el sitio de Astorga, logrando despues escaparse de manos de los enemigos, y á Moscoso ya le hemos visto brillar entre los oficiales distinguidos del ejército de la izquierda. Se notaron luego los buenos efectos de estos nombramientos. En el pais agradaron á punto que se esmeraron todos en favorecer los intentos de dichos gefes, y hubo quien ofreció donativos de consideracion.

Distribuyóse el ejército en nuevas divisiones y brigadas y se mejoró su estado visiblemente, siguiéndose en el arreglo mejor órden y severa disciplina. La 1ª division al mando del general Losada quedó en Asturias; la 2ª al de Taboada se apostó en las gargantas de Galicia camino del Vierzo; y la 3ª bajo Don Francisco Cabrera en la Puebla de Sanabria. Permaneció una reserva en Lugo, punto céntrico de las otras posiciones. En principios de junio marchó á Castilla todo el ejército, excepto la division de Losada que se enderezó á Oviedo. Esta maniobra ejecutada á tiempo que el mariscal Marmont habia partido para Extremadura produjo excelentes retracuacion de sultas. Los enemigos por un lado evacuaron el principado de Asturias, saliendo de su capital el 14 de junio, en donde se restablecieron inmediatamente las autoridades legítimas. Por el otro destruyeron el 19 las fortificaciones de Astorga y se retiraron á Benavente, entrando el 22 en aquella ciudad el ge-

neral Santocildes en medio de los mayores aplausos, como teatro

que habia sido de sus primeras glorias.

Colocóse el ejército español á la derecha del Orbigo, en donde se le juntó una de las brigadas de la division que se alojaba en Asturias. Bonnet, despues que abandonó esta provincia, quedóse en Leon, vigilándole en sus movimientos los españoles. Limitáronse al principio unas y otras tropas á tiroteos, hasta que en la mañana del 23 el general Valletaux partiendo del Orbigo, atacó á la una del dia á Don Francisco Taboada, situado hácia Cogorderos en unas lomas á la derecha del rio Tuerto. Sostúvose el general español no menos que cuatro horas; en cuyo tiempo acudiendo en su socorro la brigada asturiana á las órdenes de Don Federico Castañon, tomó este á los enemigos por el flanco y los deshizo completamente. Pereció el general Valletaux y considerable gente suya: cogimos bastantes prisioneros, entre ellos 11 oficiales; y se vió lo mucho que en poco tiempo se habia adelantado en la formacion y arreglo de las tropas.

Tampoco se descuidó el de las guerrillas del distrito; habiéndose facultado al coronel Don Pablo Mier para que compusiese con ellas una legion llamada de Castilla. Muchas se unieron, y otras

por lo menos obraron de acuerdo y mas concertadamente.

Al entrar julio hizo Santocildes un reconocimiento general sobre el Orbigo; y rechazando al enemigo mostraron cada vez mas los soldados del 6º ejército su progreso en el uso de las armas y en las evoluciones. Así se fue reuniendo una fuerza que con la de Asturias rayaba en 16,000 hombres, llevando visos de aumentarse si los mismos caudillos proseguian á la cabeza.

Ibase á dar la mano con este ejército el 7º que comenzaba á formarse en la Liébana; habiendo sentado ler à su frente.

en Potes su cuartel general Don Juan Diaz Porlier, 2º en el mando.
Estaba elegido 1º gefe Don Gabriel de Mendizabal, quien retardó su viage con lo acaecido en el Gévora el 19 de febrero: desventura que le obligó, para rehabilitarse en el concepto público, á pelear en la Albuera voluntariamente como soldado raso en los puestos mas arriesgados. Porlier en consecuencia se halló solo al frente del nuevo ejército, cuyo núcleo le componian el cuerpo franco de dicho caudillo, y las fuerzas de Cantabria engrosadas con quintos y partidas que sucesivamente se agregaban. Renovales fue enviado hácia Bilbao para animar á las partidas y enregimentar batallones sueltos: tocó hasta en la Rioja, y contribuyó á sembrar zozobra é inquietud entre los enemigos.

Quisieron estos apoderarse del principal depósito del 7º ejército, y acometieron á Potes en fines de mayo. Los nuestros habian por fortuna puesto al abrigo de una sorpresa sus acopios, y con eso desvanecieron las esperanzas del general Roguet, que asistido de 2000 hombres entró en aquella villa, teniéndola en breve que des-

amparar, á causa de la vuelta repentina de Don Juan Diaz Por-

lier que habia reunido toda su tropa, antes segregada.

Los invasores por tanto no disfrutaban aqui de Partidas de este distrito. mayor respiro que en las demas partes : causándoles el 7º naciente ejército, y las guerrillas que en el distrito lidiaban, irreparables daños. Comprendíanse en este las de Campillo, Longa, el Pastor, Tapia, Merino y la del mismo Mina, aunque con especial permiso el último de obrar con independencia. Comprendíanse tambien las otras de menos nombre que recorrian las montañas de Santander, ambas márgenes del Ebro hasta los confines de Navarra, y carretera real de Burgos. No entraba en cuenta la de Don José Duran, si bien en Soria; pues por su proximidad á Aragon se agregó con la de Amor, como las demas de aquel reino, al 2º ejército ó sea de Valencia. No pudiendo el francés exterminar contrarios tan porfiados y molestos, trató de espantarlos haciendo la guerra al comenzar este año de 1811 con mayor ferocidad que antes, y ahorcando y fusilando á cuantos partidarios cogia.

Y estos no hallando ya para ellos puerto alguno de salvacion, en vez de ceder, redoblaron sus esfuerzos anegando, por decirlo asi, con su gente todos los caminos. Los mariscales, generales y casi todos los pasageros, siendo enemigos, veíanse á cada paso asaltados con gran menoscabo de sus intereses y riesgo de sus personas. Entre los casos de esta clase mas señalados entonces (todos no es posible relatarlos), sobresale el de Arlaban; que asi llaman á un puerto situado entre los lindes de Alava y Guipúzcoa, por donde corre la calzada que va á Irun.

Don Francisco Espoz y Mina sabedor de que el mariscal Massena caminaba á Francia juntamente con un convoy, ideó sorprenderle : y marchando á las calladas y de noche por desfiladeros y sendas extraviadas, remaneció el 25 de mayo sobre el mencionado puerto. Casualmente Massena, á gran dicha suya, retardó salir de Vitoria; mas no el convoy que prosiguió sin detencion su ruta. Las 6 de la mañana serian, cuando Mina, emboscado con su gente, se puso en cuidadoso acecho. Constaba el convoy de 150 coches y carros, y le escoltaban 1200 infantes y caballos, encargados tambien de la custodia de 1042 prisioneros ingleses y españoles. Dejó Mina pasar la tropa que hacia de vanguardia; y atacando á los que venian detras, trabóse la refriega, y duró hasta las 3, hora en que cesó cayendo en poder de los españoles personas y efectos. Mas de 800 hombres perdieron los franceses, 40 oficiales; cogiendo el mismo Mina al coronel Laffite. Parte del caudal y las joyas se reservaron para la caja militar : lo demas lo repartieron los vencedores entre sí. Se permitió á las mugeres continuar su camino á Francia; y trató bien Mina á los prisioneros, á pesar de recientes crueldades ejercidas contra los suyos por el enemigo. Se calculó el botin en unos 4,000,000 de reales, poderoso incentivo para acrecentar las partidas!

Conociendo Napoleon cuanto retardaba tal linage de pelea la sumision de España, habia ya pensado con del norte de España. desde principios de 1811 en dar nuevo impulso á la persecucion de los guerrilleros, poniendo en una sola mano la direccion suprema de muchos de los gobiernos en que habia dividido la costa cantábrica, y las orillas del Ebro y Duero. Asi por decreto de 15 de enero formó el ejército llamado del norte, de que ya hemos hecho mencion, y cuyo mando encomendó al mariscal Bessières, duque de Istria. Extendíase á la Navarra, las tres provincias Vascongadas, parte de las de Castilla la Vieja, Asturias y reino de Leon; y llegó á constar dicho ejército de mas de 70,000 hombres. Nada sin embargo consiguió el emperador francés, pues Bessières no disipó en manera alguna el caos que producia guerra tan aturbonada, y para los enemigos tan afanosa: volviéndose á Francia en julio, con deseo de lidiar en campos de mas gloria, ya que no de menos peligros. Tuvo por sucesor en el mando al conde Dorsenne.

Muy atras nos queda Cataluña, y con ella Aragon y Valencia; provincias cuyos acontecimientos caminaban hasta cierto punto unidos, y á las que hacian guerra los cuerpos de Suchet y Macdonald, obrando de concierto para sujetarlas. Cuando en esta parte suspendimos nuestra narracion, formalizaba Suchet el sitio de Tortosa, y se cautelaba para que no le inquietasen las tropas y guerrillas de las provincias aledañas; ayudándole Macdonald colocado en parage propio á reprimir los movimientos hostiles del ejército de Cataluña, que á la sazon regia Don Miguel Yranzo. Reduplicó Suchet sus conatos al fenecer del año de 1810; y el bloqueo de aquella plaza comenzado en julio, y todavía no completado, convirtióse el 15 de diciembre en perfecto acordonamiento.

Asiéntase Tortosa á la izquierda del Ebro en el recuesto de un elevado monte, á cuatro leguas del Mediterráneo. Su poblacion de 11 á 12,000 habitantes. Las fortificaciones irregulares, de órden inferior, construidas en diversos tiempos, siguen en el torno que toman los altos y caidas la desigualdad del terreno. Al sudeste é izquierda siempre del rio, se levantan los baluartes de San Pedro y San Juan, con una cortina no terraplenada, que cubre la media luna del Temple. El recinto se eleva despues sn parage roqueño, amparado de otros tres baluartes, por donde embistió la plaza el duque de Orleans en la guerra de sucesion, y desde cuyo tiempo, considerado este punto como el mas débil, se le enrobusteció con un fuerte avanzado, que todavía llevaba el nombre de aquel príncipe. Pasados dichos tres baluartes, precipítase la muralla antigua por una barranquera abajo, aproxi-

mándose en seguida al castillo, situado en un peñasco escarpado, y unido con el Ebro por medio de un frente sencillo. Otro recinto que parte del último de los tres indicados baluartes, se extiende por de fuera, y abrazando dentro de sí al castillo, júntase luego cerca del rio con el muro mas interno. Defienden los aproches de todo este frente tres obras exteriores : llaman á la mas lejana las Tenazas, sita en un alto enseñoreador de la campiña. Comunica la ciudad con la derecha del Ebro, aqui muy profundo, por un puente de barcas, cubierto á su cabeza con buena y acomodada fortificacion. Entre el rio y una cordillera que se divisa á poniente, dilátase vasta y deliciosa vega, poblada antes del sitio de muchas caserías, y arbolada de olivares, moreros y algarrobos, que regaban mas de 600 norias. Parte de tanta frondosidad y riqueza talóse y se perdió para despejar los alrededores de la plaza en favor de su mejor defensa. Se hallan por el mismo lado el arrabal de Jesus y las Roquetas. Desde mediados de julio gobernaba á Tortosa el conde de Alacha, que se señaló el año de 1808 en la retirada de Tudela. Era su segundo Don Isidoro de Uriarte, coronel de Soria. Constaba la guarnicion de 7179 hombres, y el vecindario en su conducta no desmereció al principio de la que mostraron otras ciudades de España en sus respectivos sitios.

Para cercar del todo la antes solo semibloqueada plaza, habia Suchet ordenado el 14 de diciembre que el general Abbé quedase en las Roquetas, derecha del rio; y que Habert, que antes mandaba en este parage, pasase á la izquierda y ocupase las alturas inmediatas á la plaza, arrojando de alli á los españoles; lo cual acaeció el 15, despues de haber los nuestros defendido la posicion con tenacidad. Los enemigos echaron puentes volantes rio arriba y rio abajo de Tortosa, con objeto de facilitar la comunicacion de ambas orillas.

Resolvieron tambien los mismos verificar su principal ataque por el baluarte, ó mas bien semibaluarte de San Pedro, teniendo para ello primero que apoderarse de las eminencias situadas delante del fuerte de Orleans, las cuales enfilaban el terreno bajo. En su cima habia Uriarte empezado á trazar un reducto; obra que Alacha mal aconsejado decidió no se llevase á cumplido efecto. Los franceses por tanto se enseñorearon fácilmente de aquellas cumbres, y abrieron el 19 la trinchera contra el fuerte de Orleans, ataque auxiliador del ya indicado como principal.

Dieron tambien comienzo á este último en la noche del 20, y para no ser sentidos favorecióles el tiempo ventoso y de borrasca. Rompieron la trinchera partiendo del rio, y prolongáronla hasta el pie de las alturas fronteras al fuerte de Orleans, distando solo de la plaza la primera paralela 85 toesas. El general Rogniat dirigia los trabajos de los ingenieros enemigos: mandaba su artillería el general Valée.

A la propia sazon reforzó á Suchet una division del ejército francés de Cataluña á las órdenes del general Frère, en la que se incluia la brigada napolitana del mando de Palombini. Envió Macdonald este socorro el 18 en ocasion que escaso de víveres y temeroso de alejarse demasiado, volvia atras de una correría que habia emprendido hasta Perelló. Colocó Suchet la division recien llegada en el camino de Amposta.

Iba este adelante en los trabajos del asedio, y ponia su conato en el ataque del baluarte de San Pedro, que era, segun hemos dicho, el mas principal, sin descuidar el de su derecha, aunque falso, contra el frente de Orleans, como tampoco otro de la misma naturaleza que empezó á su izquierda á la otra parte del rio, destinado á encerrar á los sitiados en sus obras.

En los dias 23 y 24 hicieron los últimos algunas salidas; mas el 25 termino el enemigo la segunda paralela, lejana solo por el lado siniestro 33 toesas del baluarte de San Pedro, distando por el otro del recinto unas 50, recogida alli en curva á causa de los fuegos dominantes del fuerte de Orleans. Hicieron de resultas los españoles la noche del 25 al 26 dos salidas, una á las once y otra á la una. En vela los enemigos rechazaron á los nuestros, si bien despues de haber recibido algun daño.

No abatidos por eso los cercados repitieron nueva tentativa en la noche del 26 al 27, en la que igualmente fueron repelidos, situándose entonces los franceses en la plaza de armas del camino cubierto, en frente del baluarte de San Pedro. Semejantes reencuentros y los fuegos de la plaza retardaban algo los trabajos del sitiador, y le mataban mucha gente con no pocos oficiales distinguidos.

Firmes todavía los españoles, efectuaron nueva salida en la tarde del 28 de mayor importancia que las interiores. Para ello desembocaron unos por la puerta del rastro para atacar la derecha de los enemigos, y otros se encaminaron rectamente al centro de la trinchera, protegiendo el movimiento los fuegos de la plaza, y los del fuerte de Orleans; acometieron con intrepidez, desalojaron á los franceses de la plaza de armas que habian ocupado, y los acorralaron contra la segunda paralela. Parte de las obras fueron arruinadas, y por ambos lados se derramó mucha sangre. Al cabo se retiraron los nuestros acudiendo gran golpe de contrarios, pero conservaron hasta la noche inmediata la plaza de armas recobrada á la salida.

Puede decirse que este fue el último y mas señalado esfuerzo que hicieron los cercados. En lo sucesivo se procedió flojamente. Alacha herido ya desde antes en un muslo y aquejado de la gota, mostró gran flaqueza; y aunque es cierto que habia entregado el mando á su segundo, habíale solo entregado á medias, con lo que se empeoró mas bien que favoreció la defensa, desmandando á veces uno lo que

otro ordenaba, é inutilizándose asi cualesquiera disposiciones. La poblacion con tal ejemplo amilanose tambien y no coadyuvo poco al caimiento de ánimo de algunos soldados y á la confusion : manejos secretos del enemigo tuvieron en ello parte, como asimismo personas de condicion dudosa que rodeaban al abatido Alach

Construidas entre tanto y acabadas las baterías enemigas, rompieron el fuego al amanecer del 29. Diez en número, tres de ellas dirigieron sus tiros contra el fuerte de Orleans y las obras de la plaza colocadas detras, cuatro contra la ciudad y baluarte de San Pedro, las tres restantes á la derecha del rio apoyaban este ataque y batian ademas el puente y toda la ribera.

En breve los fuegos del baluarte de San Pedro, los de la media luna del Temple y los de casi todo aquel frente fueron acallados, y se abrió brecha en la cortina. Ya anteriormente se hallaban las obras en mal estado, y solo el estremecimiento de la propia artillería hundia ó resquebrajaba los parapetos. La caida de las bombas produjo en el vecindario conturbacion grande, aumentada por el descuido que habia habido en tomar medidas de precaucion. En balde se esforzaron varios oficiales en reparar parte del estrago, y en ofrecer al sitiador nuevos obstáculos.

Quedaron el 31 apagados del todo los fuegos del frente atacado; ocuparon los franceses, á la derecha del rio, la cabeza del puente abandonada por los españoles, añadieron nuevas baterías, y haciéndose cada vez mas practicable la brecha de la cortina junto al flanco del baluarte de San Pedro, acercábase al parecer el momento del asalto.

Mal dispuestos se hallaban en la plaza para rechazarle, los vecinos consternados, el soldado casi sin guia: Alacha metido en el castillo no resolvia cosa alguna, mas lo empantanaba todo. Uriarte viéndose falto de arrimo en el mayor apuro, y hombre de nogrande expediente, juntó á los gefes para que decidiesen en tan estrecho caso. Los mas opinaron por pedir una tregua de 20 dias, y por entregarse al cabo de ellos, si en el intervalo no se recibia auxilio. Disimulado modo de votar en favor de la rendicion, pues claro era que no convendria el francés en cláusula tan extraña. Otros, si bien los menos, querian que se defendiese la brecha.

Prevaleció, como era natural y no mas honroso, el parecer de la mayoría al que daba gran peso el desaliento de los vecinos, de tanto influjo en esta clase de guerra. Por consiguiente el 1º de enero enarboló el castillo, constante albergue de Alacha, bandera blanca; y advirtió este á Uriarte que enviaba al coronel de ingenieros Veyan al campo enemigo á proponer la tregua que se deseaba. Salió en efecto el último con el encargo, y recibió de Suchet la consiguiente repulsa. Sin embargo el general francés envió al mismo tiempo dentro de la plaza al oficial superior Saint-Cyr Nucques,

facultado para estipular una capitulacion mas apropiada á sus miras.

Avocóse primero el parlamentario con Uriarte, quien insistió en la anterior propuesta. Lo mismo hizo luego Alacha, añadiendo las siguientes palabras: « El deseo de que no se vertiese mas sangre « del vecindario me habia inclinado á la tregua; no conocida esta « nos defenderemos. » Pero replicándole el francés: « Que conocia « el estado de la plaza, y que la resistencia no seria larga, » cambió Alacha inmediatamente de parecer, y propuso venir á partido con tal que se diese por libre á la guarnicion. Veleidad incomprensible y digna del mayor vituperio. Rehusó Saint-Cyr entrar en ningun acomodamiento de aquella clase, cierto de que en breve pisaria el ejército francés el suelo de Tortosa. Varios esforzados gefes alli presentes quedaron yertos y atónitos al ver la mudanza repentina del gobernador: y se sospecha que desde entonces allegados de este pactaron la entrega de la plaza en secreto, medrosos del soldado que se mostraba asombradizo y ceñudo.

Los franceses, sin omitir las malas artes, continuaron con ahinco en sus trabajos para asegurar de todos modos su triunfo; y establecieron en la noche del 1 al 2 de enero una nueva bateria distante solo 10 toesas de una de las caras del baluarte de San Pedro. En 7 horas de tiempo abrieron con los nuevos fuegos dos brechas, sin contar la aportillada primeramente en la cortina; y por último todo se apercibia para dar el asalto.

Uriarte, en aquel aprieto y no tomadas de antemano medidas que bastasen á repeler al enemigo, quiso que la ciudad capitulase, y que guardasen los españoles los principales fuertes. Propuesta que pareceria singular si no la explicase hasta cierto punto el deseo que por una parte tenian los soldados de defenderse, y el descaecimiento que por la otra se habia apoderado de los mas de los vecinos.

No era tampoco menor el de Alacha, que sordo ya á toda advertencia, participó á Uriarte su final resolucion de capitular asi por los fuertes como por la plaza.

Aparecieron tremoladas en consecuencia 3 banderas blancas, que despreció el enemigo continuando en su fuego. Provenia tal conducta de no querer tratar el francés antes de que se le entregase en prenda el fuerte llamado Bonete, temiendo algun inesperado arranque de la irritacion del soldado español.

A todo se avenia Alacha, y creciendo en él la zozobra, avisó al general enemigo que relajados los vínculos de la disciplina, le era imposible concluir estipulacion alguna si no le socorria. ¡Oh mengua! Aguijado Suchet con la noticia, y cada vez mas receloso de que se prolongase la defensa por algun súbito acontecimiento, resolvió poner cuanto antes término al negocio. Y para ello corriendo en persona á la ciudad, acompañado solo de oficiales y general de solo d

nerales del estado mayor y de una compañía de granaderos, avanzó al castillo, y anunciando á los primeros puestos la conclusion de las hostilidades, se presentó al gobernador. Paso que se pudiera creer temerario, si no hubiera asegurado su éxito anterior inteligencia. Trémulo Alacha serenóse con la presencia del general enemigo que miraba como á su libertador. Eterno baldon que disculparon algunos con la edad y los achaques del conde, condenando todos á varios de los que le rodeaban, en cuyos pechos parecia abrigarse bastardía alevosa.

Urgia sin embargo á los franceses ajustar la capitulacion. Los soldados españoles, aún los del castillo, intentaban defenderse, y necesitó emplear tono muy firme el general enemigo y abreviar la llegada de sus tropas para huir de un contratiempo. Hizo en seguida tambien él mismo escribir aceleradamente un convenio que se firmó sirviendo de mesa una cureña. No apresuró menos el que desfilase la guarnicion con los honores correspondientes y entregase las armas, debiendo conforme á lo estipulado quedar prisionera de guerra. Ascendia todavía el número de soldados españoles á 3974 hombres: los demas habian perecido durante el sitio; de los franceses solo resultaron fuera de combate unos 500.

Embravecióse la opinion en Cataluña con la rendicion de Tortosa, y con lo descaminado y flojo de su defensa. Un consejo de guerra condenó en Tarragona al conde de Alacha á ser degollado, y el 24 de enero ausente el reo, se ejecutó la sentencia en estatua. A la vuelta á España en 1814 del rey Fernando, se abrió otra vez la causa, dió el conde sus descargos, y le absolvió el nuevo tribunal, no la fama.

En este ejemplo se nota cuanto daña al hombre público carecer de voluntad propia y firme. Alacha en la retirada de Tudela habia recogido gloriosos laureles que ahora se marchitaron. Pero entonces escuchó la voz de oficiales expertos y honrados, y no tuvo en la actualidad igual dicha. Y si es cierto que los franceses en Tortosa dirigieron el sitio con vigor y maestría, y acertaron en atacar por el llano, lo que no habian hecho en Gerona, facilitóles para ello medios el descuido de Alacha, abandonando los trabajos emprendidos en las alturas inmediatas al fuerte de Orleans, y no pensando desde julio en que empezó su mando, en plantear otros, a cuyo progreso no obstaba el semibloqueo del enemigo.

No queriendo Suchet desaprovechar tan feliz coyuncesca el castillo del Coll de Balaguer.

No queriendo Suchet desaprovechar tan feliz coyuntura como le ofrecia la toma de Tortosa, previno al
general Habert, adelantado ya á Perelló, que tantease
conquistar el fuerte de San Felipe en el Coll de Balaguer, angostura entre un monte de la marina y una cordillera á la
mano opuesta, pelada casi toda ella de plantas mayores, á la manera

de tantas otras de España, pero odorifera con los muchos romerales y tomillares que llenan de fragancia el aire. Dicho castillo construido en el siglo XVIII para ahuyentar á los forajidos que alli se guarecian, y á los piratas berberiscos que acechaban su presa ocultos en las inmediatas ensenadas, era importante para los franceses, interceptándoles y dominandó aquella posicion el camino de Tarragona á Tortosa. Habert rodeó el 8 de enero el fuerte de San Felipe, é intimó la rendicion. El gobernador, capitan anciano, de nombre Serrá, en vez de mantenerse tieso se limitó á pedir 4 dias de término para dar una respuesta definitiva. Negósele tal demanda, y desde luego comenzaron los franceses su ataque. Los españoles sin gran resistencia abandonaron los puestos exteriores. Volóse en breve dentro del fuerte un almacen de pólvora, y fluctuando con la desgracia el ánimo de la tropa, ya no muy seguro por lo de Tortosa, escalaron los franceses la muralla, huyendo parte de la guarnicion via de Tarragona y salvándose la otra en un reducto, donde capituló, y cayeron prisioneros el gobernador, 13 oficiales y unos 100 soldados. Tanto cunde el miedo, tanto contagia.

Para asegurar Suchet aun mas las ventajas conseguidas y el embocadero del Ebro, fortificó el puerto de la Rápita, y tomó otras disposiciones. Encargó á Musnier que con su division vigilase las comarcas de Tortosa, Albarracin, Teruel, Morella y Alcañiz; y dejó á Palombini y sus napolitanos en Mora y sobre el Ebro en resguardo de la navegacion del rio, cuya izquierda ocupó el general Habert y su division para favorecer los movimientos que el mariscal Macdonald trataba de hacer contra Tarragona. Reservó consigo Suchet lo restante de su fuerza, y partió á Zaragoza á entender en arreglos interiores, y atajar de nuevo las excursiones de los guerrilleros y cuerpos francos que con la lejanía de las principales tropas francesas andaban mas sueltos.

En tanto acaecian en Tarragona, de resultas de la Alborotos en Tarentrega de Tortosa, conmociones y desasosiegos. Los ragona catalanes ya no veiam por todas partes sino traidores. Desconfiaban del general en gefe Yranzo y de los demas, poniendo solo su esperanza en el marqués de Campoverde, quien gozaba de aura popular, ya por su buen porte como general de division, ya por los muchos amigos que tenia, y ya tambien por las fuerzas que habian ido de Granada, cuyo núcleo quedaba aun, y á las cuales pertenecia aquel caudillo. En la ciudad querian proclamarle por capitan general de la provincia, adhiriendo á ello los pueblos circunvecinos, que llevados de igual deseo se agolparon un dia de los primeros de enero al hostal de Serafina, inmediato á Tarragona.

Muchos pensaron que el marqués no ignoraba el origen de los

alborotos, y que no los desaprobaba en el fondo, auncamporerde es cipado. No sahemos si en secreto tomó parte, pero
si habo allegados suyos y personas respetables que
sostuvieron y fomentaron la idea del pueblo por amistad á Campoverde, y por ereer que su nombramiento era el único medio de
libertar á Cataluña de la anarquía y del entero sometimiento al enemigo. Por fin y al cabo de idas y venidas, de peticiones y altercados,
juntos todos los generales hizo Yranzo dejacion del-mando, y no
admitiéndole otros á quienes correspondia por antigüedad, recayó
en Campoverde, el cual le aceptó interinamente bajo la condicion
de que se atendrian todos á lo que en último caso dispusiese el gobierno supremo de la nacion.

Tranquilizó los ánimos este nombramiento, y evitô que el ejército se desbandase, frustrándose tambien de este modo los intentos del mariscal Maedonald que se habia acercado á Tarragona con esperanzas de enseñorearla, cimentadas en el acobardamiento que se habia apoderado de muchos, y en secretas correspondencias.

El 5 de enero habia vuelto Macdonald á reunir al grueso de su ejército la division de Frère cedida temporalmente à Suchet; y yendo por Reus dió vista à los muros tarraconenses el 10 del mismo mes. La quietud restablecida dentro desconcertó los planes de los franceses, que no pudiendo detenerse largo tiempo en las cercanías por la escasez de víveres y el hostigamiento de los somatenes, determinaron pasar à Lérida con propósito de prepararse en debida forma al sitio de Tarragona.

No realizò Maodonald su marcha reposadamente. con Sarsfield on Don Pedro Sarsfield situado con una division en Santa Coloma de Queralt recibió órden de Campoverde para caer sobre Valls, y cerrar el paso a la vanguardia enemiga; al propio tiempo que las tropas de Tarragona debian picar y aux embestir la retaguardia. Abria la marcha de los franceses la division italiana al mando del general Eugeni (diversa de los napolitanos de Palombini), y encontrose el 15 entre Valls y Piá con Sarsfield. Los españoles acometieron el pueblo de Figuerola; adonde se habia dirigido el enemigo para atacar nuestra derecha, y le ocuparon arrollando á los contrarios y acuchillándolos los regimientos de húsares de Granada y maestranza de Valencia, que á las órdenes de sus coroneles Don Ambrosio Foraster y Don Eugenio María Yebra se señalaron en este dia. El perseguimiento continuó hasta cerca de Valls, alli reforzada la vanguardia enemiga paráronse los nuestros, y se libertô la division italiana de un completo destrozo. Campoverde no tuvo por su parte tanta dicha como Sarsfield; pues si bien salió de Tarragona para incomodar la retaguardia francesa, tropezando con fuerzas superiores, no se empeñó en accion notable, y Macdonald de noche y de prisa atravesó los desfiladeros y se metió en Lérida. Costóle el choque de Figuerola, glorioso para Sarsfield, 800 hombres. Murió de sus heridas el general Eugeni.

Erake imposible al marqués de Campoverde tomar desde luego parte mas activa en la campaña. Tenia que acudir al remedio de los males dimanados de la reciente pérdida rotos de Tarrade Tortosa y del Coll de Balaguer, no menos que á mejorar las defensas de Tarragona. Quizá requeria tambien su presencia en esta plaza la necesidad de afirmar su mando caedizo en tales circunstancias. El fermento popular, aun vivo, servíale de instrumento. Sustentaba la agitacion el saberse que habia la regencia nombrado capitan general de Cataluña á Don Cárlos Odonell, hermano del Don Enrique, habiendo motin ó sintomas cada vez que se sonrugia la llegada. Campoverde no reprimia los bullicies bastantemente, escaseándole para ello la fortaleza, y siendo patrocinadores, segun fama, personas que le eran adictas.

Encrespôse la furia popular estando á la vista de Tarragona el navío América, en la persuasion de que venia á bordo el sucesor, mas se abonanzó aquella cuando se supo lo contrario. Renováronse sin embargo los alborotos el 17 de febrero, y á ruegos de la junta, de los gremios y de otras personas se posesionó Campoverde del mando en propiedad en lugar de proseguir ejerciéndolo como interino.

Para distraer el enojo del pueblo, apaciguar á este del todo, y ganar la opinion de la provincia entera convocó Campoverde un congreso catalan, destinado principalmente á proporcionar medios bajo la aprobacion de la superioridad. En rigor no prohibia la ley tales reuniones extraordinarias, no habiendo todavía las córtes adoptado para las juntas una nueva regla, conforme hicieron poco despues.

Se instaló aquel congreso el 2 de marzo, y de él nacieron conflictos y disputas con la junta de la provincia, teniendo Campoverde que intervenir y hasta que atropellar á varias personas; si bien al gusto del partido popular. Modo impropio é ilicito de arraigar la autoridad suprema. El congreso se disolvió a poco y nombró una junta que quedó encargada, como lo habia estado la anterior, del gobierno económico del principado.

Nuevos sucesos militares, tristes unos y otros momentáneamente favorables para los españoles, sobrevinieron luego en esta misma provincia. Interesaba á Napoleon no perder nada de lo mucho que habian últimamente ganado alli sus tropas, y cifrando toda confianza en Suchet, principal adquiridor de tales ventajas, resolvió encomendar al cuidado de este las empresas importantes que hácia aquella parte meditaba.

Providencias de Suchet en Aregon contra las parti-

De vuelta Suchet á Zaragoza, y antes de recibir nuevas instrucciones y facultades, trató de destruir las partidas que habian renacido en Aragon, alentadas con la ausencia de parte de aquellas tropas, y

con el malogro que ya se susurraba de la expedicion de Massena en Portugal. Don Pedro Villacampa andaba en diciembre en el término de Ojosnegros, famoso por su mina de hierro y por sus salinas, en el partido de Daroca, de cuya ciudad saliendo al encuentro del español el coronel Kliski, púsole en la necesidad de alejarse. Pero en enero el general de Valencia Bassecourt queriendo divertir al enemigo que se presumia intentaba el sitio de Tarragona, dispuso que Villacampa y Don Juan Martin el Empecinado, dependientes ahora por el nuevo arreglo de ejércitos del 2º ó sea de Valencia, hiciesen diversas maniobras uniéndosele ó moviéndose sobre Aragon. Barruntólo Suchet y envió de Zaragoza con una columna al general Paris, y órden á Abbé para que partiese de Teruel, debiendo ambos salir de los lindes aragoneses y extenderse al pueblo de Checa, provincia de Guadalajara, en donde se creia estuviese Villacampa En su ruta encontróse Paris el 30 de enero con el Empecinado en la vega de Pradoredondo, y al dia inmediato contramarchando Villacampa que se habia antes retirado trabóse en Checa accion, cooperando á ella el Empecinado, que combatió ya la vispera con el enemigo: el choque fue violento, hasta que los gefes españoles cediendo al número acabaron por retirarse.

Andando mas tardo el general Abbé no se juntó con Paris hasta el 4 de febrero, en cuyo dia combinando uno y otro sus movimientos se dirigieron el último contra Villacampa, el primero contra el Empecinado, separados ya nuestros caudillos. No pudo Paris sorprender en la noche del 7 al 8 como esperaba á Villacampa, y se limitó á destruir una armería establecida en Peralejos, replegándose el gefe español hácia la hoya del Infantado.

Fue Abbé hasta la provincia de Cuenca tras del Empecinado que tiró á Sacedon, espantando el francés al paso en Moya á la junta de Aragon y al general Carjaval su presidente, quien luego pasó á Cádiz, sin que se hubiese granjeado mientras mandó en aquella provincia, las voluntades, ni adquirido militar nombre. Los generales Paris y Abbé habiendo permanecido en Castilla algunos dias, y no conseguido en su correría mas que alejar del confin de Aragon al Empecinado y á Villacampa, tornaron á los antiguos puestos.

Otros combates sostuvieron tambien en aquel tiempo las tropas de Suchet contra partidas de gefes menos conocidos en ambas orillas del Ebro y otros puntos. El capitan español Benedicto sorprendió y destruyó en Azuara cerca de Belchite un grueso destacamento á las órdenes del oficial Milawski: y Don Francisco Espoz y Mina

apareciendo en los primeros dias de abril en las Cinco Villas, atacó en Castiliscar á los gendarmes y cogió 150 de ellos, llegando tarde en su socorro el general Klopicki.

Entre tanto autorizó Napoleon á Suchet con las facultades que tenia pensado y mas arriba indicamos. Fecha la resolucion en 10 de marzo, encargábase por ella á dicho general el sitio de Tarragona, y se le daba el mando de la Cataluña meridional, agregándosele ademas la fuerza activa del cuerpo que regia Macdonald: desaire muy sen-

Facultades nuevas y mas amplias que Napoleon da à Suchet.

sible para este, revestido con la elevada dignidad de mariscal de Francia que todavía no condecoraba á Suchet. Inmediatamente, y para tratar de poner en ejecucion las órdenes del emperador, se avistaron en Lé- motivo de suchet

rida ambos gefes. Quedábale de consiguiente solo a y Macdonald. Macdonald la incumbencia de conservar á Barcelona y la parte septentrional de Cataluña, asi como la de apoderarse de las plazas y puntos fuertes de la Seu de Urgel, Berga, Monserrat y Cardona.

Retirado aquel mariscal á Lérida despues del reencuentro de Figuerola, habian disfrutado poco sosiego, no abatiendo á los intrépidos catalanes reveses ni desgracias. Obligábanle los somatenes á no dejar salir lejos de la plaza cuerpos sueltos, y Sarsfield apostado en Cervera le impedia excursiones mas considerables.

De acuerdo ahora en sus vistas Suchet y Macdonald, pasaron sin dilacion á cumplir ambos la voluntad de su amo. Encargóse el primero de la nueva fuerza activa que se agregaba á su ejército y constaba de unos 17,000 hombres, como tambien del mando de la parte que se desmembraba al general de Cataluña. Partió Macdonald de Lérida el 26 de marzo camino de Barcelona, en cuya Pasa Macdonald ciudad debia principalmente morar en adelante para a Barcelona. dirigir de cerca las operaciones y el gobierno del pais que aun quedaba bajo su inmediata direccion. Mas para realizar el viage de un modo resguardado, ya que no del todo seguro, facilitóle Suchet 9000 infantes y 700 caballos á las órdenes del general Harispe, los cuales, á lo menos en su mayor número, pertenecian ahora al cuerpo de Aragon, y tenian que reunírsele, desempeñado que hubieran la comision de escoltar á Macdonald.

Tomó este mariscal su rumbo via de Manresa y acampó el 30 de marzo con su gente en los alrededores de la ciudad. Seguia el rastro Don Pedro Sarsfield con quien se juntó el baron de Eroles en Casamasana acompañado de parte de las tropas que se apostaban en las márgenes del Llobregat : ya unidos marcharon ambos gefes en la noche del mismo 30, y llegaron al hostal de Calvet, á una legua de Manresa. La junta de esta ciudad habia convocado á somaten, y los vecinos acordándosse de anteriores saqueos de los franceses habian casi todos abandonado sus hogares. A la vista de ellos todavía estaban, cuando

descubrieron las liamas que salian por todos los ángulos del pueblo.

Habíale puesto fuego el enemigo incomodado por el somaten, ó mas bien deseoso del pillaje que disculpaba la ausencia de los vecinos. Macdonald situado en las alturas de la Culla á un cuarto de legua presenció el desastre y dejó que ardiese la rica y antes fortunada Manresa sin poner remedio. 700 á 800 casas redujéronse á pavesas ó pocos menos, incluso el edificio de las huérfanas, varios templos, dos fábricas de hilados de algodon, é infinitos talleres de galonería, valería y otros artefactos. Tampoco respetó el enemigo los hospitales, lievando el furor hasta arranear de las camas á muchos enfermos y arrastrarlos al campamento. Solo se salvaron algunos en virtud de las sentidas plegarias que hizo el médico Don José Soler al general Salme, comandante de una de las brigadas de Harispe, recordándole el convenio estipulado entre los generales Saint-Cyr y Reding, convenio muy humano, y por el que los enfermos, y heridos de ambos ejércitos debian mutuamente ser respetados y remitidos, despues de la cura, á sus respectivos cuerpos. Los questros habian cumplido en todas ocasiones tan puntualmente con lo pactado que el general Suchet no puede menos de atestiguarlo en sus memorias, \* diciendo:

« Vimos en Valls muchos militares franceses é italiaα nos heridos, y nos convencimos de la fidelidad con que los esα pañoles ejecutaban el convenio. »

Véase sin embargo como eran remunerados. Los manresanos clamaron por venganza y pidieron á Sarsheld y á Eroles que atacasen y destruyesen sin miscricordia á los transgresores de toda ley, á hombres desproveidos de toda humanidad. Cerraron los nuestros contra la retaguardia enemiga en donde iban los napolitanos bajo Palombini. Desordenados estos rehiciéronse, mas Eroles cargando de firme los arrolló y vengó algun tanto los ultrajes de Manresa. Distinguióse aqui el despues malaventurado Don José María Torrijos, entonces coronel y libre ya de las manos de los franceses, entre los que segun dijimos habia caido prisionero meses atras.

Macdonald con tropiezos y molestado siempre prosiguió su ruta, padeciendo de nuevo bastante en un ataque que le dió en el Colt de David, Don Manuel Fernandez Villamil comandante de Monserrat. A duras penas metióse en Barcelona el mariscal francés con 600 heridos, y una pérdido en todo de mas de 1000 hombres. Harispe el 5 de abril volvió a Lérida yendo por Villafranca y Montblanch no dejándole tampoco de inquietar por aquel lado Don José Manso que de humilide estado ilustrábase ahora por sus hechos militares.

No solo á los manresanos mas á toda Cataluña enfureció el proceder de los franceses en aquella marcha, y sobre todo la quena de una ciudad que en semejante ocasion no les habia ofendido en

nada. Encruelecióse de resultas la guerra, tuvo crecimientos la saña. El marqués de Campoverde expidió una circular en que decia : «La « conducta de los soldados franceses se halla muy en « contradiccion con el trato que han recibido y re-« ciben de los nuestros... y la del mariscal Macdonald no se ajusta « en nada con las circunstancias de su carácter de mariscal, de du-« que ni de general que ha hecho la guerra á naciones cultas, que « conoce el derecho de gentes, los sentimientos de la humanidad. « No ha limitado su atrocidad este general á reducir á cenizas una « ciudad inerme y que ninguna resistencia le ha opuesto, sino que « pasando de bárbaro á perjuro, no ha respetado el asilo de nues-« tros militares enfermos, transgrediendo la inviolabilidad del con-« trato formado desde el principio de la guerra. » Y despues concluia Campoverde: « Doy... órden... á las divisiones y par-« tidas de gente armada... mandándoles que no den cuartel á « ningua individuo de cualquiera clase que sea del ejército francés « que aprehendan dentro ó á la inmediacion de un pueblo que haya « sufrido el sagueo, el incendio ó asesinato de sus vecinos... y « adoptaré y estableceré por sistema en mi ejército el justo derecho « de represalia en toda su extension. » Las obras siguieron á las palabras y á veces con demasiado furor.

Antes desde Tarragona habia dispuesto Campoverde realizar algunos movimientos. Tal fue el que en 3 de marzo mandó ejecutar á Don Juan Courten con intento de recobrar el castillo del Coll de Balaguer, lo cual no se consiguió, aunque si el rechazar al enemigo de Cambrils hasta la Ampolla con pérdida de mas de 400 hombres. De mayor consecuencia hubiera sido á tener buen éxito otra empresa que el mismo general dirigió en persona, y cuyo objeto era la toma de Barcelona ó á lo menos la de Monjuich. Intentóse el 19 de marzo y con antelacion por tanto

á la entrada de Macdonald en aquella plaza.

La comunicacion de nuestros generales con lo interior del recinto era frecuente, facilitándola la línea que casi siempre ocupaban los españoles en el Llobregat, y la imposibilidad en que el enemigo estaba de tener ni siquiera un puesto avanzado sin exponerle á incesante tiroteo y pelea.

Particular y larga correspondencia se siguió para apoderarse por sorpresa de Barcelona, y creyendo Campoverde que estaba ya sazonado el proyecto, se acercó á la plaza con lo principal de su fuerza, dividida entonces en tres divisiones al mando de los gefes Courten, Eroles y Sarsfield. La vanguardia en la noche del 19 llegó hasta el glacis de Monjuich, y hubo soldados que saltaron dentro del camino cubierto y bajaron al foso. Desgraciadamente el gobernador de Barcelona Maurice Mathieu vigilante y activo habia tenido soplo de lo que andaba, y en vela impidió el logro de la empresa. Los franceses castigaron á varios habitantes como á cómplices, arcabuceando en el glacis de la plaza el 10 de abril al comisario de guerra Don Miguel Alcina. En cuanto á Campoverde tornó á Tarragona sin haber padecido pérdida, y antes bien Eroles escarmentó á los que quisieron incomodarle, obligandolos á encerrarse dentro de la plaza.

Mas feliz fue la tentativa de la misma clase ideada y llevada á cima contra el castillo de San Fernando de Figueras por de Figueras. Por aquella comarca, como en todo el Ampurdan y los lugares que le circundan, Fabregas, Llovera, Milans á veces, Clarós, otros varios, y sobre todo Rovira, traian siempre á mal træer al enemigo é inquietaban la frontera misma de Francia. En medio del estruendo de las armas un capitan llamado Don José Casas mantuvo inteligencia por el conducto de un estudiante, Juan Floreta, con Juan Marques criado de Bouclier, guarda almacen de víveres del mencionado castillo ó fortaleza, y principal autor de aquella idea. Entraron otros en el provecto, entre ellos y como primeros confidentes Pedro y Ginés Pou ó Pons, cuñados de Marques. Todos se avistaron y arreglaron en varios coloquios el modo de abrir á los nuestros á favor de llave falsa, que de la poterna adquirieron por molde vaciado en cera, la entrada de punto tan importante, cuya guarda descuidaba el gobernador francés Guillot, confiado en lo inexpugnable del castillo y en la falta de recursos que tenian los españoles para atacarle. Convenidos pues el Casas y sus confidentes, enteraron de todo á Don Francisco Rovira y este á Campoverde, mereciendo el plan la aprobacion de ambos.

Inmediatamente ordenó el último á Don Juan Antonio Martinez que reclutaba gente y la organizaba en el canton de Olot, que se encargase de acuerdo con Rovira de la sorpresa proyectada, disponiendo al propio tiempo que el baron de Eroles se acercase al Ampurdan para apoyar la tentativa. El 6 de abril, sábado de Ramos. Martinez y Rovira salieron de Esquirol cerca de Olot con 500 hombres y pasaron á Ridaura. Aqui se les incorporaron otros 500, y el 7 llegaron todos á Oix; fingiendo que iban á penetrar en Francia. Prosiguieron el 8 su camino y por Sardenas se enderezaron á Llerona, en donde permanecieron hasta el mediodia del 9. Lo próximos que estaban á la frontera la alborotó, y alucinó á los franceses en la creencia de que iban á invadirla. Diluviando y á aquella hora partieron los nuestros, y torciendo la ruta fueron á Vilaritg, pueblo distante tres leguas de Figueras, y situado en una altura término entre el Ampurdan y el pais montañoso. Ocultos en un bosque aguardaron la noche y entonces Rovira á fuer de catalan habló á los suyos y noticióles el objeto de la marcha, dándoles en ello suma satisfaccion.

A la una de la mañana del 10 se distribuyeron en trozos y pusiéronse en movimiento. Casas como mas práctico iba el primero.

Dentro del castillo habia 600 franceses de guarnicion, en la villa de Figueras se contaban 700. Subió Casas con su tropa por la esplanada frente del hornabeque de San Zenon, metióse por el camino cubierto y descendió al foso: sus soldados llevaban cubiertas las armas para que no relumbrasen si acaso habia alguna luz, y se adelantaron muy agachados. Llegado que hubieron al foso franquearon la entrada de la poterna con la llave fabricada de antemano, y embocáronse todos sin ser sentidos en los almacenes subterráneos, de donde pasaron á desarmar la guardia de la puerta principal. Siguieron al de Casas los otros trozos, y se desparramaron por la muralla, apoderándose de todos los puntos principales. Dresaire sorprendió el cuartel principal, Bon el de artillería, y Don Estevan Llovera cogió al gobernador en su mismo aposento. Apenas encontraron resistencia, y todo estaba concluido en menos de una hora rindiéndose prisionera la guarnicion.

Martinez y Rovira que se habian mantenido en respeto, fuera en los arcos ó sea acueducto, se metieron tambien dentro, y con los que llegaron en breve compusieron unos 2600 hombres para guardar el castillo. Los franceses de la villa nada supieron hasta por la mañana, y no pudiendo remediar el mal, quedóles solo el duelo. De Martorell habia el 9 partido Eroles para apoyar la sorpresa. Dióse el gefe español en su marcha tan buena diligencia que el 12 se posesionó de los fuertes que ocupaban los franceses en Olot y Castelfollit; les cogió 548 prisioneros, y reforzado se dirigió en seguida á Lladó y penetró el 16 en Figueras, aniquilando al paso en la sierra de Puigventós un regimiento enemigo.

Con la toma repentina de aquel castillo estremecióse Cataluña de alborozo y júbilo, figurándose que los franceses.
despuntaba ya la aurora de su libertad. Crítica por cierto era la situacion de los franceses; Rosas mal provisto, Gerona y Hostalrich rodeados de bandas y somatenes, notable la desercion y no poco el espanto del soldado enemigo con la venganza del catalan, casi bravio despues de la quema de Manresa.

Regia aquellas partes como antes el general francés Baraguay d'Hilliers, y no sobrándole gente en tal aprieto, abandonó varios puestos y algunos de consideracion, asi en lo interior como en la costa, señaladamente Palamós y Bañolas; llamó á sí al general Quesnel próximo á sitiar la Seu de Urgel, y reconcentrando cuanto pudo sus fuerzas, apellidó á guerra hasta la guardia nacional francesa de la frontera que esquivó entrar en España.

Grandes ventajas hubiera Campoverde podido sacar del entusiasmo de los nuestros y del azoramiento y momentáneo apuro de los contrarios. Llegó la noticia de lo de Figueras á Macdonald, y conmovióle tanto que escribió á Suchet en 16 de abril desde Barcelona: « Que el servicio del emperador imperiosamente y sin dilación exigia « los mas prontos socorros, pues de otro modo estaba perdida la

« Cataluña superior... y que le enviase todas las tropas pertene-« cientes poco antes al 7º cuerpo francés, y que acababan de agre-

« garse al de Aragon. »

Fuese descuido en Campoverde ó carencia de recurcampoverde à risos, no se aprovechó cual pudiera de acontecimiento
tan feliz, obrando con lentitud. Supo el 12 de abril la
toma de Figueras y no partió de Tarragona hasta el 20. Gon mayor
celeridad, probable era que hubiese impedido á Baraguay d'Hilliers la reconcentracion de parte de sus fuerzas, dado impulso y
mejor arreglo al levantamiento de los pueblos y obligado á Suchet
á venir hácia alli y diferir el sitio de Tarragona.

Campoverde llegó el 27 á Vique. Le acompañaban 800 caballos y 2000 infantes que sacó de aquella plaza con 3000 hombres de la division de Sarsfield. Mas de 4000 hombres de tropa reglada y somatenes guarnecian ya á Figueras, falta todavía de artilleros y de ciertos renglones de primera necesidad. Estaba circunvalada la plaza por 9000 bayonetas y 600 caballos enemigos, número que competia con el de los españoles y era superior en disciplina, si bien con la desventaja de dilatarse por un amplio espacio en rededor de la fortaleza, cortado el terreno al oeste con quebradas y estribos de montes.

En la noche del 2 al 3 de mayo se aproximó Campoverde, y al amanecer del 3 atacó por el camino real para meter el socorro dentro de Figueras. Sarsfield iba á la cabeza y rodeó la villa situada al pie de la altura en donde se levanta la fortaleza, rechazando á los ginetes enemigos que quisieron oponérsele. Al mismo tiempo Rovira que anteriormente habia salido del castillo, unido con otro gefe de nombre Amat, y mandando juntos unos 2000 hombres, llamaban la atencion del enemigo por Lladó y Llers. Eroles todavía dentro trataba por su parte de ponerse en comunicacion con Sarsfield haciendo pronta salida, y ya se miraba como asegurada la entrada del socorro sin pérdida ni descalabro alguno. Mas de repente los enemigos que estaban muy apurados en la villa, se dirigieron al coronel de Alcántara Pierrard, emigrado francés que desembocaba del castillo para ejecutar de aquel lado y conforme á las órdenes de Eroles la operacion concertada, y le propusieron capitular. Engañado el coronel anunció la propuesta á Campoverde que tambien cayó en el lazo, y suspendiendo este el ataque autorizó á dicho Pierrard para que concluyese el convenio pedido.

No era la demanda del enemigo sino un ardid de guerra. Cierto ahora del punto por donde se le acometia, queria dar largas para traer de la otra parte un refuerzo, como lo hizo, y seis cañones. El fuego de estos desengañó á Campoverde, atacando Sarsfield inmediatamente la villa de Figueras, lo mismo Eroles viniendo del

castillo. Ya se hallaba el primero en las calles cuando le flanquearon por la derecha 4000 hombres que salieron de un olivar. Tuvo entonces que retirarse, y á dos de seis batallones dispersáronlos los dragones franceses. Campoverde sin embargo consiguió meter dentro de la fortaleza 1500 hombres escogidos y algunos renglones, pero no todo lo que deseaba, y á costa de perder varios efectos y 1100 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Con menos confianza y mas decision hubiera evitado tal menoscabo, y conseguido la completa introduccion del socorro. A los franceses que perdieron 700 hombres les era quiza permitida, segun leyes de la guerra, la treta que imaginaron: tocaba á Campoverde vivir sobre aviso.

La escuadra inglesa y algunos buques españoles recorrieron al propio tiempo la costa; tomaron y destruyeron barcos, arruinaron muchas baterías de la marina, malográndoseles una tentativa contra Rosas que se lisonjearon de tomar por sorpresa.

Faltaba ahora ver como Suchet obraria despues de Vacilation & la pérdida tan grande para ellos de Figueras, y si arreglaria su plan á los deseos arriba indicados de Macdonald. A si se conformaria con las primeras órdenes del emperador que no previendo el caso habia determinado se sitiase á Tarragona. Dudoso estuvo Suchet al principio; hasta que pesadas las razones por ambos lados resolvió no apartarse de lo que de Paris se le tenia prevenido. Pensaba que Figueras acordonado se rendiria al fin, y que urgia é importaba sobremanera posesionarse de Tarragona, punto maritimo y base principal de las operaciones de los españoles en Cataluña. Las resultas probaron no era falso el cálculo, y menos descaminado: bien que para el acierto entró en cuenta el propio interés. En recuperar á Figueras ganaba solo Macdonald : acrecíase la gloria de Suchet con la toma de Tarragona. Asi el primero tuvo que limitarse á sus únicas y escatimadas fuerzas para acudir á recobrar lo perdido, y el segundo se ocupó exclusivamente en adquirir, sin participacion de otro, nuevos triunfos y preeminencias.

Antes de saber la sorpresa de Figueras, y luego que recibió la órden de Napoleon, preparóse Suchet para el sitio de Tarragona, cuidando de dejar en Aragon y en las avenidas principales, tropa que en el intermedio mantuviese tranquilo aquel reino. Mas de 40,000 combatientes juntaba Suchet con los 17,000 que se le agregaron de Macdonald. Tres batallones, un cuerpo de dragones y la gendarmería ocupaban la izquierda del Ebro; á Jaca y Venasque guardábanlos 1500 infantes, y habia puntos fortificados que asegurasen las comunicaciones con Francia. El general Compère mandaba en Zaragoza puesta en estado de defensa y guarnecida por cerca de 2000 infantes y dos escuadrones, extendiéndose la jurisdiccion de este general á Borja, Tarazona y Calatayud, en cuya postrera ciudad forti-

ficaron los enemigos y abastecieron el convento de la Merced resguardados por dos batallones que gobernaba el general Ferrier. Cubria á Daroca y parte del señorio de Molina, fortalecido su castillo, el general Paris, teniendo á sus órdenes 4 batallones, 300 húsares y alguna artillería. En Teruel se alojaba el general Abbé. con mas de 3000 infantes, 300 coraceros y dos piezas; y se colocaron en los castillos de Morella y Alcañiz, 1400 hombres, asi como 1200 de los polacos en Batea, Caspe y Mequinenza, favoreciendo estos últimos los trasportes del Ebro. Excusamos repetir lo ya dicho arriba de las tropas dejadas en Tortosa, y su comarca hasta la Rápita, embocadero de aquel rio. Quedó ademas Klopicki con 4 batallones y 200 húsares en el confin de Navarra; infundiendo siempre gran recelo al enemigo las excursiones de Espoz y Mina. Detenémonos á dar esta razon circunstanciada de las medidas preventivas que tomó Suchet, para que de ella se colija cuál era el estado de Aragon al cabo de tres años de guerra, de Aragon de cuya quietud y sosiego blasonaba el francés. No hubiera sido extraño que hubiesen permanecido inmobles aquellos habitadores relazados asi con castillos y puestos fortificados. Sin embargo á cada paso daban señales de no estar apagada en sus pechos la llama sagrada que tan pura y brillante habia por dos veces relumbrado en la inmortal Zaragoza.

Resuélvese à si.

En fin Suchet tomadas estas y otras precauciones y aseguradas las espaldas del lado de Aragon y Lérida, adelantóse el 2 de mayo á formalizar el sitio de que estaba encargado, almacenando en Reus provisiones de boca y guerra en abundancia, y acompañado de unos 20,000 hombres.

Forma Tarragona en su conjunto un paralelógramo Principia el cerco. rectángulo, situada la ciudad principal en un collado alto, cuyas raices por oriente y mediodia baña el Mediterráneo. A poniente y en lo bajo está el arrabal, adonde lleva una cuesta nada agria, corriendo por alli el rio Francolí que fenece en la mar y se cruza por una puente de seis ojos sobrado angosta. Cabecera de la España citerior y célebre colonia romana, conserva aun Tarragona muchas antigüedades y reliquias de su pasada grandeza. No la pueblan sino 11,000 habitantes. La circuye un muro del tiempo ya de los romanos, cuyo lado occidental, destruido en la guerra de sucesion, se reemplazó despues con un terraplen de 8 á 10 pies de ancho y cuatro baluartes, que se llaman, empezando á contar por el mar, de Cervantes, Jesus, San Juan y San Pablo. Por esta parte, que es la de mas fácil acceso, y para cercar el arrabal, habiase construido otra línea de fortificaciones que partia del último de los cuatro citados baluartes, y se terminaba en las inmediaciones del fuerte de Francolí, sito al desaguadero de este rio : varios otros baluartes cubrian dicha línea, y dos lunetas, de las que una nombrada del Principe, como tambien la batería de San José y dos

cortaduras, amparaban la marina y la comunicacion con el ya mencionado castillo de Francolí. En lo interior de este segundo recinto y detras del baluarte de Orleans, colocado en el ángulo hácia la campiña, se hallaba el fuerte Real, cuadro abaluartado. Habia otras obras en los demas puntos; si bien por aqui defienden principalmente la ciudad las escarpaduras de su propio asiento. Eran tambien de notar el fuerte de Lorito ó Loreto, y en especial el del Olivo al norte, distante 400 toesas de la plaza sobre una eminencia. Tenia el último hechura de un hornabeque irregular con fosos por su frente y camino cubierto, aunque no acabado; en la parte interna y superior habia un reducto con un caballero en medio y dos puertas ó rastrillos del lado de la gola, la cual escasa de defensas protegian la aspereza del terreno y los fuegos de la plaza.

Necesitaba Tarragona para ser bien defendida, que la guarneciesen 14,000 hombres, y solo tenia al principio del sitio 6,000 infantes y 1,200 milicianos, en cuyo tiempo la gobernaba Don Juan Caro, sucediendo á este en fines de mayo Don Juan Senen de Contreras. Era comandante general de ingenieros Don Cárlos Cabrer,

y de artillería Don Cayetano Saqueti.

Trataron los enemigos el 4 de mayo de embestir del todo la plaza. El general Harispe, acompañado del de ingenieros Rogniat, pasó el Francolí y caminó hácia el Olivo. Ofreciéronle los puestos españoles gran resistencia, y perdió la brigada del general Salme cerca de 200 hombres. Al mismo tiempo la de Palombini, que con la otra componia la division de Harispe, se prolongó por la izquierda y se apoderó del Lorito y del reducto vecino llamado del Ermitaño, abandonados ambos antes por los españoles como embarazosos. Colocó Harispe ademas tropas de respeto en el camino de Barcelona, próximo á la costa. Del lado opuesto y á la derecha de este general se colocó Frère y su division, y en seguida Habert con la suya frontero al puente de Francolí, y apoyado en la mar, completándose asi el acordonamiento.

El 5 hicieron los españoles cuatro salidas en que incomodaron al enemigo, y empezó la escuadra inglesa á tomar parte en la defensa. Constaba aquella de tres navios y dos fragatas á las órdenes del conmodoro Codrington que montaba el Blake de 74 cañones.

Precaviéronse los franceses como para sitio largo, y en Reus su principal almacenamiento atrincheraron varios puestos y fortalecieron algunos conventos y grandes edificios, temerosos de los miqueletes y somatenes que no cesaban de amagarlos é incomodar sus convoyes.

Asi fué que el 6 de mayo un cuerpo de aquellos acometió á Montblanc, punto tan importante para la comunicacion entre Tarragona y Lérida, é intentó prender fuego al convento de la vírgen de la Sierra que guardaba un destacamento francés. Emplearon los miqueletes al efecto, aunque sin fruto, la estratagema de cubrirse

con unas tablas acolchadas para poder arrimarse á las puertas, imitando en ello el testudo de los antiguos. Los franceses de resultas reforzaron aquel punto.

Continuando los enemigos sus preparativos de ataque contra Tarragona, cortaron el acueducto moderno que sortia de agua á la ciudad, y que empezó á restablecer en 1782, aprovechándose de los restos del famoso y antiguo de los romanos, el digno arzobispo Don Joaquin de Santiyan y Valdivieso. No causó á Tarragona aquel corte privacion notable, provista de aljibes y de un profundísimo pozo de agua no muy buena, pero potable y manantial. Mas dañó al francés; los somatenes sabiendo lo acaecido hicieron cortaduras mas arriba, y como aquellas aguas necesarias por el abasto del sitiador, venian de Pont de Armentera junto al monasterio de Santas Cruces seis leguas distante, tuvo Suchet que emplear tropas para reparar el estrago, y vigilar de continuo el terreno.

Decidieron los franceses acometer á Tarragona por el Francolí del lado del arrabal, ofreciéndoles los otros frentes mayores obstáculos naturales. Requeríase sin embargo en el que escogieron comenzar por despejar la costa de las fuerzas de mar, con cuya mira trazaron alli el 8 y al cabo remataron, á pesar del fuego vivo de la escuadra inglesa, un reducto sostenido despues por nuevas baterías

construidas cerca del embocadero del Francolí.

En lo interior de la plaza reinaba ánimo ensalzado que se afirmó con la llegada el 10 del marqués de Campoverde, quien noticioso de los intentos del enemigo se habia dado priesa á correr en auxilio de Tarragona. Vino por mar, procedente de Mataró con 2000 hombres, habiendo dejado fuera la tropa restante bajo Don Pedro Sarsfield, con órden de incomodar á Suchet en sus comunicaciones.

Tenia el enemigo para asegurar su ataque contra el recinto que tomar primero el fuerte del Olivo, empresa no fácil. Le incomodaban mucho de este lado las incesantes acometidas de los españoles; por lo que para reprimirlas y adelantar en el cerco embistió en la noche del 13 al 14 unos parapetos avanzados que amparaban dicho fuerte. Los defendió largo tiempo Don Tadeo Aldea, y solo se replegó oprimido del número. En el Olivo muy animosos los que le custodiaban respondieron á cañonazos á la proposicion que de rendirse les hizo el francés; y pensando Aldea en recobrar los parapetos perdidos, avanzó de nuevo y poco despues en tres columnas. Los contrarios que conocian la importancia de aquellas obras, habíanlas sin dilacion acomodado en provecho suyo, y en térmimos de frustrar cualquiera tentativa. Acometieron sin embargo los nuestros con el mayor arrojo, y hubo oficiales que perecieron plantando sus banderas dentro de los mismos parapetos.

Por de fuera molestaban los somatenes el campo enemigo, y tambien se verificó el 14 un reconocimiento orilla de la mar, á las

órdenes de Don José San Juan, protegido por la escuadra. Se encerraron los franceses en el reducto que habian construido, y apresuróse á auxiliarlos el general Habert.

El mismo Don José San Juan destruyó el 18 parte de las obras que construia el sitiador á la derecha del Francolí, poniéndole en vergonzosa fuga y causándole una pérdida de mas de 200 hombres. Señalóse este dia una muger de la plebe conocida bajo el nombre de la Calesera de la Rambla. Multiplicáronse las salidas con mas ó menos fruto, pero con daño siempre del sitiador.

No descuido Don Pedro Sarsfield desempeñar el encargo que se le habia encomendado de llamar á sí y atraer lejos de la plaza al enemigo. El 20 se colocó en Alcover, y tuvieron los franceses que acudir con bastante fuerza para alejarle, costándoles gente su propósito. Tres dias despues incansable Sarsfield se enderezó á Montblanc y puso en aprieto al gefe de batallon Année que alli mandaba; y si bien se libró este socorrido á tiempo, vióse Suchet en la necesidad de abandonar aquel punto, á cada paso acometido.

Ahora fijóse el francés en tomar el fuerte del Olivò, y con tal intento abrió la trinchera á la izquierda de los parapetos que poco antes habia ganado, dirigiéndose á un terromontero distante 60 toesas de aquel castillo. Adelantó en su trabajo dificultosamente por

Atacen y tenan los francees con dificulad el fuerte del

encontrar con peña viva. Al fin terminó el 27 cuatro baterías, que no pudo armar hasta el 28, teniendo los soldados que tirar de los cañones á causa de lo escabroso de la subida. Cada paso costaba al sitiador mucha sangre; y en aquella mañana la guarnicion del fuerte haciendo una salida de las mas esforzadas, atropelló á sus contrarios y los desbarató. Para infundir aliento en los que cejaban tuvo el general francés Solme que ponerse á la cabeza, y víctima de su valerosa arrogancia, al decir adelante, cayó muerto de un metrallazo en la sien.

Vueltos en si los franceses á favor de auxilios que recibieron, comenzaron el fuego contra el Olivo el mismo dia 28. Aniquilábalos la metralla española hasta que se disminuyó su estrago con el desmontar de algunas piezas, y la destruccion de los parapetos. En el ángulo de la derecha del fuerte aportillaron los enemigos brecha sin que por eso arriesgasen ir al asalto. Los contenia la impetuosidad y el coraje que desplegaba la guarnicion.

A lo último desencabalgadas el 29 todas las piezas y arruinadas nuestras baterías, determinaron los sitiadores apoderarse del fuerte amagando al mismo tiempo los demas puntos. La plaza y las obras exteriores respondieron con tremendo cañoneo al del campo contrario, apareciendo el asiento en que á manera de anfiteatro descansa Tarragona como inflamado con las bombas y granadas, con las balas y los frascos de fuego. Tampoco la escuadra se mantuvo

ociosa, y arrojando cohetes y mortíferas luminarias, añadió horrores y grandeza al nocturnal estrepitoso combate.

Precedido el enemigo de tiradores acorrió por la noche al asalto, distribuido en dos columnas; una destinada á la brecha, otra á

rodear el fuerte v á entrarle por la gola.

Tuvo en un principio la primera mala ventura. No estaba todavía la brecha muy practicable, y resultando cortas las escalas que se aplicaron, necesario fué para alcanzar á lo alto que trepasen los soldados enemigos por encima de los hombros de un camarada suyo que atrevidamente y de voluntad se ofreció á tan peligroso servicio.

Burláronse los españoles de la invencion, y repeliendo á unos, matando á otros y rompiendo las escalas, escarmentaron tamaña osadía. En aquel apuro favorecieron al francés dos incidentes. Fué uno haber descubierto de antemano el italiano Vaccani, ingeniero y autor diligente de estas campañas, que por los caños del acueducto que antes surtian de agua al fuerte y conservaron malamente los españoles, era fácil encaramarse y penetrar dentro. Ejecutáronlo asi los enemigos, y se extendieron lo largo de la muralla antes que los nuestros pudiesen caer en ello.

No aprovechó menos á los contrarios el otro incidente aun mas casual. Mudábase cada ocho dias la guarnicion del Olivo; y pasando aquella noche el regimiento de Almería á relevar al de Iliberia, tropezó con la columna francesa que se dirigia á embestir la gola. Sobresaltados los nuestros y aturdidos del impensado encuentro, pudieron varios soldados enemigos meterse en el fuerte revueltos con los españoles; y favorecidos de semejante acaso, de la confusion y tinieblas de la noche, rompieron luego á hachazos junto con los de afuera una de las dos puertas arriba mencionadas, y unidos unos y otros, dentro ya todos apretaron de cerca á los españoles y los dejaron, por decirlo'asi, sin respiro, mayormente acudiendo á la propia sazon los que habian subido por el acueducto, y estrechaban por su parte y acorralaban á los sitiados. Sin embargo estos se sostuvieron con firmeza, en especial á la izquierda del fuerte y en el caballero, y vendieron cara la victoria disputando á palmos el terreno y lidiando como leones, segun la expresion del mismo Suchet\*. Cedieron solo á la sorpresa y á la muche-

dumbre, llegando de golpe con gente el general Harispe, el cual estuvo á pique de ser aplastado por una bomba que cayó casi á sus pies. Perecieron de los franceses 500, entre ellos muchos oficiales distinguidos. Perdimos nosotros 1100 hombres: los demas se descolgaron por el muro y entraron en Tarragona. Rindióse Don José María Gamez gobernador del fuerte; pero traspasado de diez heridas, como soldado de pecho. Infiérase de aqui cuál hubiera sido la resistencia sin el descuido de los caños, y el fatal encuentro del relevo. Ciega iracundia, no valor verdadero

guiaba en la lucha á los militares de ambos bandos. Dicese que el enemigo escribió en el muro con sangre española : « Vengada queda « la muerte del general Salme; » inscripcion de atroz tinta, no disculpable ni con el ardor que aun vibra tras sañuda pelea.

En la misma noche providenciaron los franceses lo necesario á la seguridad de su conquista, y por tanto inútil fue la tentativa que para recobrarle practicó al dia siguiente Don Edmundo O-Ronani, en cuya empresa se señaló de un modo honroso el sargento Do-

mingo Lopez.

Mucho desalentó la pérdida del Olivo, sin que bastasen á dar consuelo 1600 infantes y 100 artilleros poco antes llegados de Valencia, y unos 400 hombres que por entonces vinieron tambien de Mallorca. Habíase pregonado como inexpugnable aquel fuerte, y su toma por el enemigo frustró esperanzas sobrado halagüeñas.

Juntó en su apuro el marqués de Campoverde un consejo de guerra, en cuyo seno se decidió que dicho de de la plaza. Se general saliese de Tarragona, como lo verificó el 31 de de ella a Don mayo. Antes de su partida encargó la plaza á Don Juan Senen de Contreras, enviando en comision á Va-

lencia en busca de auxilios á Don Juan Caro. Contreras acababa de llegar de Cádiz, y siendo el general mas antiguo no pudo eximirse de carga tan pesada. Parécenos injusto que, perdido el Olivo y á mitad del sitio, se impusiese á un nuevo gefe responsabilidad que mas bien tocaba al que desde un principio habia gobernado la plaza. Hasta el mismo Caro debiera en ello haberse mirado como ofendido. No obstante nadie se opuso, y todos se mostraron conformes. Incumbió á Don Pedro Sarsfield la defensa del arrabal de Tarragona y de su marina, encargándose el baron de Eroles, que habia salido de Figueras, de la direccion de las tropas que antes capitaneaba aquel del lado de Montblanc. Campoverde, fuera ya de la plaza, situó en Igualada sus reales el 3 de junio. Salieron tambien de la ciudad muchos de los habitantes principales huyendo de las bombas y de las angustias del sitio. Habíalo antes verificado la junta, y trasladádose á Monserrat, pues como autoridad de todo el principado justo era quedase expedita para atender á los demas lugares.

Dueños los franceses del Olivo empezaron su ataque contra el ' cuerpo de la plaza, abrazando el frente del recinto que cubria el arrabal, y se terminaba de un lado por el fuerte de Francolí y baluarte de San Cárlos, y del otro por el de Orleans, que llamaron

de los Canónigos los sitiadores.

Abrieron estos la primera paralela á 130 toesas del baluarte de Orleans y del fuerte de Francoli, la cual apoyaba su derecha en los primeros trabajos concluidos por el francés en la orilla opuesta del rio, amparando la izquierda un reducto: establecieron tambien por detras una comunicacion con el puente del Francoli y con otros dos que construyeron de caballetes, validos de lo acanalado de la corriente.

En la noche del 1° al 2 de junio habian los sitiadores comensado los trabajos de trinchera, y los continuaron en los dias siguientes sin que los detuviesen las salidas y fuego de los españoles. Zanjaron el 6 la segunda paralela que llegó á estar á 30 toesas del fuerte de Francolí, batiendo en brecha sus muros al amanecer del 7. Le mandaba Don Antonio Róten, quien se mantuvo firme y con gran denuedo. Al caer de la tarde apareció practicable la brecha, y los enemigos se dispusieron á dar el asalto á las diez de la noche. Juzgó prudente el gobernador de la plaza Senen de Contreras que no se aguardase tal embestida, y por eso Róten, conformándose con la órden de su gese, evacuó el fuerte y retiró la artillería.

Prosiguiendo tambien los franceses en adelantar por el centro la segunda paralela, se arrimaron á 35 toesas del ángulo saliente del camino cubierto del baluarte de Orleans. Incomodábalos sobremanera el fuego de la plaza, y á punto de acobardar á veces á los trabajadores ó de entibiar su ardor. Asi fue que en la noche del 8 al 9 yacian rendidos de cansancio y del mucho afan, á la sazon que 300 granaderos españoles hicieron una salida y pasaron á degüello á los mas desprevenidos. No menos dichosa resultó otra que del 14 al 12 dirigió en persona con 3000 hombres Don Pedro Sarsfield, comandante, segun queda dicho, del arrabal y frente atacado. Ahuyentó á los trabajadores, destruyó muchas obras, y llevólo todo á sangre y fuego. En este trance, como en otros anteriores y sucesivos, distinguiéronse varios vecinos, y hasta las mugeres que no cesaron de llevar á los combatientes refrigerantes y auxilios en medio de las balas y las bombas.

Reparado el mal que se le habia causado tuvo el francés ya el 15 trazados tres ramales delante de la segunda paralela; uno dirigido al baluarte de Orleans, otro a una media luna inmediata llamada del Rey, y el tercero al baluarte de San Cárlos, logrando coronar la cresta del glacis. Comprendian los sitiadores en el ataque la luneta del Príncipe al siniestro costado del postrer baluarte, la cual acometieron en la noche del 16. Mandaba por parte de los españoles Don Miguel Subirachs. Se formaron los franceses para asaltar dicha luneta en dos columnas; una de ellas debia embestir por un punto débil à la inquierda, en donde el foso no se protongaba hasta el mar, y la otra por el frente. Inátiles resultaron los esfuerzos de la última estreliándose contra el valor de los españoles, á manos de los cuales pereció el francés Javersac que la comandaba y otros muchos. Al revés la primera, pues favorecida de lo flaco del sitio entró en la luneta, pereciendo 100 de nuestros soldados, quedando varios prisioneros, y refugiándose los demas en la plaza. A estos los siguieron los enemigos, quienes con el impetu se metieren por la bateria de San José y cortaron las cuerdas del puente leva-

dizo. En poco estuvo no penetrasen en el arrabal : impidiólo un socorro llegado á tiempo que los repelió.

Con la posesion de la luneta del Príncipe cerró el sitiador cada vez mas el frente atacado. Por ambas defensa de los es-

**Encarnizada** 

partes se encarnizaba la lucha, brillando el denuedo de los nuestros, ya que no siempre el acierto en la defensa. Tan enconados andaban los ánimos de unos y otros que acompañaban á la pelea palabras injuriosas y desaforados baldones. La matanza crecia en grado sumo, y por confesion misma de los franceses. nada ponderativos en sus propias pérdidas, contaban ya en el estado actual del sitio (el 16 de junio) entre muertos y heridos un general, 2 coroneles, 15 gefes de batallon, 19 oficiales de ingenieros, 13 de artillería, 140 de las demas armas, en fin con los soldados 2500 hombres. Y todavía tenian que apoderarse del arrabal, y empezar despues el acometimiento contra la ciudad.

Dos dias antes, el 14 de junio, habia llegado á Tropas que lle-Tarragona Don José Miranda con una division de Va- gan de Valencia. lencia, compuesta de mas de 4000 hombres armados y de unos 400 desarmados. Los últimos se equiparon y quedaron en la plaza. Los otros con su gefe siguieron y tomaron tierra en Villanueva de Sitges, juntándose el 46 en Igualada con el marqués de Campoverde. Reunia este asistido de tan buen refuerzo 9456 infantes y 1183 caballos, y en consecuencia se determinó á maniobrar en fa-

vor de la ciudad sitiada.

ł

Por aquellos dias el baron de Eroles que obraba unido á Campoverde, atacó cerca de Falset un gran Eroles y otros que de la plaza. convoy enemigo, y cogióle 500 acémilas. Poco antes hácia Mora de Ebro en Gratallops Don Manuel Fernandez Villamil rodeó igualmente un grueso destacamento á las órdenes del polaco Mrozinski, y acabó con 300 de sus soldados entre muertos, heridos y prisioneros, obligando al resto de ellos á encerrarse en la ermita de la Consolacion, de donde vinieron á sacarlos dificultosamente tropas suyas de Mora.

Pérdidas diarias de esta clase fueron parte para que Suchet llamase la brigada de Abbé y un regimiento que habia enviado á observar á Eroles, á Villamil y otros gefes la vuelta de Mora y Falset, y tambien para que procurase acelerar la conquista de Tarragona, alterándole pensamientos varios en vista de la enérgica bizarría de la guarnicion y del aumento de las fuerzas de Campoverde, y

muestras que daba este de moverse.

El 18 de junio tenia el sitiador concluida la tercera paralela, y emprendió la bajada al foso enfrente del baluarte de Orleans, perfeccionando las obras de ataque por los demas puntos. En la mañana del 21 empezó á batir el muro, y á las cuatro de la tarde aparecieron abiertas tres brechas; dos en los baluartes de Orleans y San Cárlos, la otra en el fuerte Real aunque colocado detras : lo mal parado del terraplen facilitó al enemigo su progreso.

Hasta ahora habia defendido el arrabal desde los primeros dias de junio Don Pedro Sarsfield, portándose con valor é inteligencia. Pero el 21, dia mismo del ataque, como hubiese Campoverde pedido al gobernador que le enviase para mandar una division á Róten ó al citado Sarsfield, escogió Contreras al último, y le hizo salir de la plaza en el momento en que ya el enemigo habia dado principio á su acometida. Inexplicable proceder y de consecuencias inmediatas y desastradas. Porque si bien se puso á la cabeza del punto atacado Don Manuel Velasco, oficial intrépido y entendido, sábese cuanto perjudica al buen éxito de todo combate la mudanza repentina de gefe.

A las siete de la tarde caminó el enemigo al asalto ceses el arrabal. en tres trozos contra el baluarte de Orleans, el de San Cárlos, y el lado de la marina: llevaba todas sus reservas.

No obstante una vigorosa resistencia se metieron los franceses en el baluarte de Orleans, deteniéndolos buen rato en la gola los españoles, de los que muchos fueron alli pasados por la espada. Y sin vengarse cual pudieran no habiendo encendido á tiempo dos hornillos ya cargados. Se apoderaron tambien los enemigos de los demas puntos, hasta del fuerte Real por escalada, estando aun la brecha poco practicable. Hácia la marina rechazó Velasco los primeros ataques, sostúvose con notable esfuerzo, y no se retiró sino cuando avanzaron por el flanco los franceses que venian de los baluartes de San Cárlos y de Orleans. Contreras, puesto en lo alto del muro de la ciudad, tomó precauciones para evitar cualquiera sorpresa de aquel segundo recinto, y logró que Velasco y los suyos se salvasen entrando por la puerta de San Juan. Dispararon los ingleses andanadas de todos sus buques, que no hicieron gran mella en el enemigo. Nosotros perdimos 500 hombres, no pocos se ocultaron, y á la deshilada se guarecieron sucesivamente en la ciudad. Mataron los acometedores á muchos vecinos del arrabal sin distincion de sexo. Quemaron almacenes en el puerto, y dueños del muelle incomodaron en breve el embarcadero del Milagro, que ahora servia para las comunicaciones de mar. Ufanos los franceses con el buen suceso de su ataque, hicieron señales á la plaza por ver si el gobernador queria entrar en capitulacion; pero este las desdeñó con altanero silencio.

Ofendióse Suchet, y la misma noche del 21 al 22 dispuso que se abriese la primera paralela contra la ciudad, apoyando la izquierda en el baluarte llamado Santo Domingo, y la derecha en el mar. No le restaba ya al enemigo que vencer sino este último recinto, sencillo y débil.

Quelas contra Los habitadores de Tarragona, Senen de Contreras, la junta de Cataluña, en una palabra todos murmut-

raban y quejábanse amargamente del marqués de Campoverde, cuya inaccion la echaban algunos á mala parte. Se figuraban ser superiores á lo que lo eran en realidad las tropas que aquel mandaba, y por el contrario disminuian en su imaginacion sobradamente las de los franceses. Contribuyó al comun error el mismo Campoverde por sus ofertas y encarecimientos : tambien Contreras, que en vez de obrar, consumia á veces el tiempo propalando indiscretamente que la plaza tendria luego que rendirse si en breve no era socorrida.

Cediendo en fin Campoverde al clamor universal y al propio impulso, resolvió hacer el 25 de junio una frectuosa de este tentativa contra los sitiadores. En su virtud Don José para socorrer la Miranda al frente de la division valenciana, y de 1000 infantes de la de Eroles con 700 caballos, fue destinado á atacar los campamentos franceses de Hostalnou y Pallaresos, al paso que Campoverde debia situarse á la izquierda en el Callas para sostener la columna de ataque, y favorecerla ademas por medio de un falso movimiento al cargo de Don José María Torrijos.

En espera de los nuestros reunió Suchet sin alejarse sus principales fuerzas, contando con que se le atacaria del lado de Villalonga. Excusada era tanta prevencion. Miranda no desempeñó su encargo so pretexto de que no conocia el terreno, y alegando dudas y temores que no le ocurrieron la vispera, y para las que no habia nueva razon. Un escarmiento ejecutivo y severo hubiera servido en este caso de leccion provechosa, y estorbado la repeticion de actos tan indignos del nombre español. Lavó hasta cierto punto la Mancha Don Juan Caro de vuelta de Valencia, sorprendiendo y acuchillando en Torredenbarra á unos 200 franceses. Mas se perdió la ocasion de aliviar á Tarragona, y Campoverde, aunque mal de su grado, tiró la vuelta del Vendrell.

Parecia sin embargo no estar todo aun perdido. El 26 llegaron delante de Tarragona, procedentes de Cádiz, 1200 ingleses al mando del coronel Skerret. Estas tropas ya uniéndose á Campoverde, ó ya reforzando

Tropas inglesas que se presentan delante del puerto,

la plaza, hubieran sido de gran provecho, no tanto por su número, cuanto por los alientos que infundiesen con su presencia. Mas cuando la suerte va de caida, esperada ventura cámbiase en aguda desdicha. Skerret y otros gefes británicos tomaron tierra, y despues de examinar el estado de la plaza mostráronse muy abatidos. Contreras viendo esto, si bien le dijeron aquellos que se hallaban prontos á obedecerle. no quiso forzarlos la voluntad, y dejó á su arbitrio desembarcar ó no su gente. Entonces los gefes ingleses se decidieron por mantenerla á bordo, y de consiguiente en mala hora aparecieron en las playas de Tarragona, trastornando del todo con semejante determinacion ánimos ya muy inquietos despues de las precedentes desgracias.

Otra ocurrencia habia aumentado antes dentro de la plaza la desunion y discordía. Mal avenido Campoverde con Senen de Contreras á causa de continuos é indiscretos razonamientos de este, le escribió para que si no estaba contento se desistiese del mando, previniendo al propio tiempo á Don Manuel Velasco le tomase en caso de la dejacion de Contreras, ó en cualquiera otro en que el último tratára de rendirse. Comunicó igual órden á los demas gefes, autorizándolos á nombrar gobernador si Velasco no aceptase el cargo. Conformábase la resolucion de Campoverde con una circular de la regencia de principios de abril, aprobada por las córtes, segun la cual se mandaba que en tanto que hubiese en una plaza un oficial que opinase por la defensa, aunque fuese el mas subalterno de la guarnicion, no se capitularia, y que por el mismo hecho se encargase dicho oficial del mando. Habíase originado esta providencia de lo que pasó con Imaz en Badajoz. Pero en Tarragona no se estaba en el mismo caso. Contreras no pensaba en rendirse, y justo es decir que sobrábanle bríos y honra para cometer villanía alguna. Era solo hombre de mal contentar, presuntuoso, y que usaba con poco recato de la palabra y de la pluma. En este lance altamente ofendido lejos de despojarse del gobierno dió á Velasco pasaporte para que saliese de Tarragona, y se incorporase al cuartel general. Privábase así á la plaza de buenos oficiales, nacian partidos, y desmayaban hasta los mas firmes. Provechoso lucro para el francés. Avivaba este sus ses la ciudad. plasa, ó sea del último recinto que era el atacado, tuvo prontas y

obras, y estableciendo la 2º paralela á 60 toesas de la plasa, ó sea del último recinto que era el atacado, tuvo prontas y armadas en la noche del 27 al 28 las baterías de brecha. Sabedor Suchet de la llegada de los ingleses, apremiábale posesionarse de Tarragona. Estaba distante de imaginar que la presencia de aquellas tropas fuese nuevo agasajo que le hacia la fortuna. Abrieron los sitiadores temprano el fuego en la mañana del 28, intentando principalmente aportillar el muro en la cortina del frente de San Juan por el ángulo que forma con el flanco izquierdo del baluarte de San Pablo. El terreno es de piedra sin foso ni camino cubierto.

Correspondieron los nuestros á los fuegos enemigos de un modo terrible y acertado, y destruyéndoles los espaldones de las baterías, dejaron en descubierto á sus artilleros y mataron á muchos. Por nuestra parte hubo la desgracia de volarse un repuesto de pólvora en el estrecho baluarte de Cervantes, y de que se apagasen sus fuegos. Mortíferos continuaban en los otros puntos, mas recio el enemigo en asestar furibundos tiros contra el lienzo de la muralla que queria rasgar, empezó á conseguirlo y franqueó al fin anchuroso boqueron.

A las cinco de la tarde conceptuaron los sitiadores practicable la brecha, y dispuso Suchet el asalto bajo las órdenes de los generales Habert, Ficatier y Montmarie, Tam-

bien Senen de Contreras se preparó á recibir y rechazar á los franceses en la misma brecha, y aun á defenderse dentro de las calles, cortadas varias y señaladamente la Rambia. 8000 hombres de buenas tropas le quedaban, y con ellas y alguna ayuda del vecindario podria Tarragona durante muchos dias repetir el ejemplo de Gerona y Zaragoza. La suerte adversa determinó lo contrario. El gobernador español formó en frente de la brecha dos batallones de granaderos provinciales y el regimiento de Almería, y dió á sus gefes acertadas órdenes. Quizá hubiera debido Contreras agolpar alli mas gente, y no esparcirla como lo hizo por otros puntos que no estaban amagados.

Abalanzóse pues el enemigo desde la trinchera contra la brecha. A los primeros acometedores derríbalos la metralla que vomitan nuestras piezas, los reemplazan otros y caen tambien o vacilan; acude la reserva, los ayudantes mismos de Suchet y hasta se forma para dar ejemplo un batallon de oficiales, que todo se necesitaba, arredrado el soldado francés con el arrojo y serenidad que muestran los españoles. Una y mas veces se rompen las columnas enemigas, y una y mas veces se rehacen y quedan desbaratadas. A cabo de dura porfía y á favor del número suben los franceses á la brecha y penetran en la cortina y baluarte de San Pablo, procurando extenderse á manera de relámpago por lo largo del adarve.

Asi lo tenia proyectado el general enemigo con mucha prudencia, pues dueños los suyos de todo el eircuito del muro, sobrecogian á los sitiados é imposibilitaban probablemente la defensa interior de la ciudad. Sin embargo en las cortaduras de la Rambla resistió valerosamente el regimiento de Almansa los ímpetus de los contrarios, y solo cedió al verse flanqueado y acometido por la espalda. Furibundo el francés penetró á lo último por todas partes, pilló, quemó, mató, violó, arreboló con sangre las calles y edificios de Tarragona.

En las gradas de la catedral murió defendiéndose con otros hombres esforzados Don José Gonzalez, le son de Campoverde. Senen de Contreras herido en el vientre de un bayonetazo cayó prisionero en la puerta de San Magin. Perecieron mas de 4000 personas del vecindario, ancianos, religiosos, mugeres y hasta los mas tiernos párvulos, porque si bien muchos de los principales moradores habian desamparado la plaza antes del asalto, la masa de la poblacion habíase quedado á guardar sus hogares. Entre varios objetos de curiosidad é importancia que se destruyeron, contóse el archivo de la catedral. De los soldados quedaron prisioneros incluyendo los heridos de los hospitales 7800; los generales Courten, Cabrery y otros oficiales superiores fueron de este número. Hubo tropas que intentaron escaparse por la puerta de San Antonio car

mino de Barcelona, pero el general Harispe apostado hacia aquella parte los envolvió ó acosó contra la plaza.

Cometieron los españoles en la defensa diversas faltas. Fueron las de Campoverde no perfeccionar de antemano las fortificaciones, mudar de gobernados á mitad del sitio, y ofrecer confiadamente socorro para despues no proporcionarle. Reprenderse deben en Contreras sus piques y quisquillas, sus manejos para malquistar al pueblo contra los demas gefes, lastimosas ocupaciones en que perdia el tiempo con desdoro suyo y en perjuicio de la causa que sostenia. Descansó tambien sobradamente en los auxilios que esperaba de fuera, y aunque oficial de saber y práctico, anduvo á veces desatentado en el modo de repeler las acometidas del enemigo ó de preverlas. Una voluntad única y sola de inflexible entereza, y superior á zelosas y míseras competencias retardado hubiera los ataques del sitiador, y aun inutilizado varias de sus tentativas.

Con todo eso la defensa de Tarragona, plaza de suyo irregular y defectuosisima, honró á nuestras armas, y afianzará por siempre á Contreras un puesto glorioso en los fastos militares de España. El enemigo para apoderarse de aquel recinto tuvo que abrir nueve brechas, dar cinco, asaltos, y perder segun su propia cuenta 4293 hombres, pues segun la de otros pasaron de 7000.

Llevado Don Juan Senen de Contreras en unas angarillas delante de Suchet, reprochóle este lo pertinaz de la resistencia, y díjole : « que merecia la muerte e por haber prolongado aquella mas allá de lo que permiten las e leyes de la guerra, y por no haber capitulado abierta la brecha. » Con dignidad le replicó Don Juan: « Ignoro qué ley de guerra prohiba resistir al asalto, ademas esperaba socorros: mi persona debe ser inviolable como la de los demas prisioneros. La respetará el general francés, donde no el oprobio será suyo, mia la gloria. » Suchet tratóle despues con atenta cortesanía, agasajóle y le hizo muchos ofrecimientos para que pasase al servicio del rey intruso. Desechólos Contreras, y de resultas le condujeron al castillo de Bouillon en los Paises Bajos, de cuyo encierro logró escaparse, no habiendo nunca empeñado su palabra de honor.

Suchet bajo palio y á pie fue en Reus á la iglesia á dar gracias al Todopoderoso por el triunfo que le habia concedido con la toma de Tarragona. En vez los invasores de granjearse con eso las voluntades, las enagenaban mas y muy mucho, pues el religioso pueblo aqui como en otras partes que ya hemos visto, calificaba tales actos de sacrilego fingimiento y mera juglería. Y á la verdad ¿cómo pudiera graduarlos de otro medo, recordando que dias antes en Tarragona los mismos que ahora se mostraban tan píos y devotos, habian prostituldo los templos, profanado los sagrarios, quemado los óleos, pisoteado las

formas? No cuadran con la gravedad y pausa española tránsitos tan repentinos y contradictorios, ni engaños tan mal solapados.

Difundida en Cataluña la nueva de la pérdida de Tarragona, se apoderó de los ánimos exasperacion y desmayo. Cundió el mal al ejército y notóse mucha desercion, porque los catalanes que en él habia preferian la guerra de somatenes á la de tropa reglada, poniendo ademas en sus propios gefes mayor confianza que en los forasteros, y los que eran valencianos ansiando por volver á defender su propio suelo que creian amenazado, reclamaban la promesa que les habian hecho de un pronto retorno. Acrecentaban tal inclinacion las mismas medidas de Campoverde, fuera de sí y apesarado con los infortunios. Yendo el 1º de julio de Igualada á Cervera congregó un consejo de guerra en el que por cuatro votos de siete se decidió la evacuacion del principado, dejando solo en la tierra guerrillas de catalanes. Inconcebible resolucion cuando se conservaba aun Figueras, é intactas las plazas de Berga, Cardona y Seu de Urgel.

Con ella se aumentó la desercion insistiendo ahincadamente el general Miranda en su embarco y vuelta á Valencia, temeroso de que se alejase el ejército de los confines de este reino, al retirarse de Cataluña. No se oponian Campoverde ni los otros gefes á tan justo deseo, en todo conforme á lo que se habia ofrecido al capitan general de Valencia, pero dificultades casi insuperables estorbaron en un principio darle cumplimiento, habiendo Suchet extendido sus tropas lo largo de la costa hasta Barcelona.

En efecto el general francés con el propósito de impedir el embargo de los valencianos, y aun con el de disipar si podia el ejército de Campoverde, despues de haber ordenado en Tarragona lo mas urgente, destacó en la noche del 29 al 30 dos divisiones camino de la capital del principado, y marchó tambien él en la misma direccion con una brigada y la caballería. Cañoneóle la escuadra inglesa en la ruta, mas no evitó que en Villanueva de Sitges cogiese el francés algunos barcos, bastantes heridos y partidas sueltas. Señaló el general Suchet su viage con reprensibles actos. Cogió en Actos suyos Molins de Rey algunos prisioneros, soldados todos crueles. y entre ellos á uno de 25 años de servicio y mandólos ahorcar. Hincados de rodillas pidiéronle aquellos desgraciados que tuviese consideracion al uniforme que vestian, mas Suchet implacable mandó ejecutar su fallo, y la misma suerte cupo á varios paisanos y mugeres. En vano creia abatir con el rigor al indómito catalan. Don José Manso, á cuyo cuerpo pertenecian aquellos soldados, hizo en consecuencia una enérgica declaracion, y ahorcó á seis de' los enemigos que habia cogido prisioneros. Embaza tanta sangre. Noticioso Suchet de que Campoverde se internaba no dando ya

Toma Sachet à indicio de querer embarcar á los valencianos, limitarargona. Indicio de querer embarcar á los valencianos, limitarargona. Indicio de querer embarcar á los valencianos, limitarargona. Medidas para la prosecucion de la campaña de acuerdo con el gobernador Maurice Mathieu, y tornó en seguida á Tarragona. Aquipuso la plaza y su campo bajo las órdenes del general Musnier, y aseguró aun mas las riberas del Ebro y la ciudad de Tortosa con la division del general Habert, en tanto que él se preparaba á nuevas empresas.

Por su lado Campoverde, adelante en el propósito Desiste Campoo do evacuar de evacuar la Cataluña, encaminábase á Agramunt el principado. para salvarse por las raices del Pirineo. La desercion de su gente y los clamores del principado le detuvieron. A dicha ocurrió en el intermedio que Suchet se replegase sobre Tarragona, y dejase libre y despejada la costa. Campoverde, aprovechándose de tan oportuna clara, se dirigió a la marina, y sin tropiezo conse embarcan los siguió embarcar el 8 de julio en Arenys de mar la divalencianos. vision valenciana. Púsose á bordo toda ella excepto unos 500 hombres, que, disgustados de no tornar á su pais nativo. se habian derramado por Aragon, y juntádose á Mina y otras partidas. Advertido Suchet del movimiento de Campoverde, revolvió apriesa sobre Barcelona en donde entró el 9 partiendo inmediatamente Maurice Mathieu para oponerse à los intentos que mostraba el general español. Llegó tarde el francés, pues los valencianos habian ya dado la vela.

Habíase al propio tiempo alejado Campoverde tomando el camino de Vique : en esta ciudad se encontró
mando Don Luis con un sucesor que le enviaba de Cádiz la regencia,
con Don Luis Lacy, á quien entregó el mando en 9 de
julio. Perdido ya aquel general en la opinion y desestimado, menester le era ceder el puesto á nuevo gefe. En tiempos ásperos
y de revuelta aceleradamente se gasta el crédito, que á duras penas mantiene propicia y constante fortuna.

Viendo Lacy que el general Suchet daba traza de perseguirle, salió de Vique y pasó á Solsona, adonde le siguió la junta del principado, la cual despues de la pérdida de Tarragona habia desamparado á Monserrat. En los nuevos cuarteles y favorecido de las plazas de Cardona y Seu de Urgel, (destruyó la de Berga) no menos que de lo agrio de la tierra, empezó Lacy á rehacer su ejército y á reunir gente: fomentó tambien las guerrillas y encomendó al baron de Eroles la guarda de Monserrat, punto importante que amagaba el renemigo.

Igualmente no sirviéndole sino de inátil y pesada carga un gran número de oficiales y caballos, despidió á muchos de aquellos y á 500 de estos con otros soldados desmontados, permitiéndoles ir á plantar bandera de ven-

tura, ó á unirse á otros ejércitos en que pudieran ser empleados con utilidad y mantenerse mas fácilimente. De contar es por cierto el rumbo que tomaron. Partieron todos el 24 de julio á las órdenes del brigadier Don Gervasio Gasca, faldearon los Pirineos, vadearon rios, y aunque perseguidos por las guarniciones francesas llegaron felizmente á Luesia el 5 de agosto. Alli les causó Klopicky alguna dispersion, pero juntándose de nuevo en Eybar en Navarra dióles Mina guias, y cruzaron el Ebro el 12 de agosto. Gasca prosiguiendo su marcha se incorporó al ejército de Valencia, sin que le fuese posible al enemigo el estorbarlo. Los mas de los soldados y oficiales acompañaron á aquel gefe hasta su destino, excepto unos cuantos que perecieron en el viage y las peleas, y otros que tomaron sabor á la vida de los partidarios: de hambre y fatiga murieron bastantes caballos. Rodeo fue este y marcha de 186 leguas; prodigiosa, imposible de realizarse en otra clase de guerra.

Cebado Suchet con los favores que le dispensaba la Suchet trata de suerte, quiso proseguir la carrera de sus triunfos. En la distribucion que Napoleon habia hecho de las operaciones de Cataluña, al paso que encargó á dicho Suchet el sitio de Tarragona dejó á la incumbencia de Macdonald, conforme en su lugar apuntamos, la reconquista de Figueras y la toma de Monserrat y plazas al norte. Pero absorvida la atencion de este mariscal en recuperar aquella primera é importante fortaleza, circunvalábala asistido de la flor de sus tropas, y no le quedaba fuerza suficiente con que atender á otros objetos. Suchet ahora mas libre se encargó de la toma de Monserrat. Para ello despues de perseguir á Campoverde hasta Vique, no habiendo podido impedir el embarco de los valencianos, dejó alli en observacion de las reliquias del ejército español bastantes fuerzas y regresó á Reus el 20 de julio decidido á verificar su intento. En este pueblo se halló con pliegos en que se le noticiaba haberle elevado el emperador á la dignidad de mariscal de Francia, y en mariscal de Franque tambien se le daba órden de demoler las fortificaciones de Tarragona excepto un reducto, y la de tomar á Monserrat, debiendo en seguida marchar sobre Valencia. Cumplíanse asi con sobras los deseos de Suchet: se veia altamente honrado, y encargábasele concluir la empresa que él mismo meditaba.

Mercedes tales servian de espuela al celo ya fervoroso del nuevo mariscal. Derribó en breve segun se le prevenia las obras exteriores de Tarragona, mas no el recinto de la ciudad ni el fuerte real, disposicion que aprobaron en Paris. Dejó dentro al general Bertotetti con 2000 hombres, y tuvo el 24 de julio reunidas ya en las cercanías de Monserrat sus principales fuerzas, asi como una columna procedente de Barcelona. Eroles mandaba alli groles en Monserrat y tenia á sus órdenes 2500 á 3000 hombres, los mas

de ellos somatenes.

Es Monserrat encumbrada montaña que por su na-Descripcion de este punto. turaleza singular, y religiosas fundaciones, se presenta como una de las curiosidades mas notables de España. A siete leguas de Barcelona domina los caminos y principales eminencias del riñon de Cataluña. Tiene 8 leguas de circunferencia por la base compuesta de rocas altísimas escarpadas, de ramblas y torrenteras que no dejan sino pocas y angostas entradas. A la mitad de la subida y algo mas arriba está asentado en un plano estrecho un monasterio de benedictinos vasto y sólido, bajo la advocacion de la vírgen. A partir de alli pelada del todo la montaña forma en varios parages hasta la cima picachos y peñoles, á manera de las torrecillas de un edificio gótico, que algunos han comparado á un juego de bolos. Para llegar desde el monasterio á lo alto se camina obra de dos horas, y en aquel trecho se hallan trece ermitas con sus oratorios pegadas unas contra los lados de la peña viva, puestas otras en las mismas puntas. Llegando á la última que nombran de San Gerónimo se descubren las campiñas, los pueblos y los rios, las islas y la mar: vista que se espacia deleitosamente por el claro y azulado cielo del mediterráneo. En moradas tan nuevas, en otro tiempo tranquilas, residian de ordinario solitarios desengañados del mundo y únicamente entregados á la oracion y vida contemplativa. De muy antiguo siendo este uno de los lugares mas afamados por la devocion de los fieles, constantemente ardian en la iglesia del monasterio 80 lámparas de muchos mecheros cada una, y en lo que llamaban tesoro de la vírgen veíanse acumuladas ofrendas de siglos, á punto de ser innumerables las alhajas de oro y plata y las piedras preciosas. Un solo vestido de la imágen, dádiva de una duquesa de Cardona, tenia sobre exquisito recamado mas de 1200 diamantes montados en forma de 12 estrellas. Bien vino para que no fuesen presa del invasor, que los prevenidos monjes hubiesen trasferido con oportunidad á Mallorca lo mas escogido de aquellas joyas.

Tan venerable albergue habíanle convertido los españoles en militar estancia durante la actual guerra, fortificando las avenidas. Está al cierzo la mas importante de ellas que desciende culebreando por medio de tajos y precipicios y va á dar á Casamasana. Dos baterías con cortaduras en la roca cubrian este lado, habiéndose ademas establecido un atrincheramiento á la entrada del monasterio, cuyas paredes se hallaban igualmente preparadas para la defensa. Por el mediodia corre un sendero que lleva á Collbató, y en él se había plantado otra batería. Cuidóse no menos de los otros puntos, si bien los amparaba lo fragoso del terreno, en especial á levante, de caidas muy empinadas.

Preparóse el baron de Eroles á sostener la estancia, y con tanta confianza que proveyó de mantenimientos para ocho dias las baterías avanzadas. Al alborear del 25 de julio comenzaron los enemigos la embestida, mandándolos Suchet en persona. Dirigióse el general Abbé hácia la subida principal apoyado por Maurice Mathieu. Los otros caminos fueron igualmente amagados soltando ademas tiradores que procurasen trepar por las quiebras y vericuetos de la montaña con el objeto de flanquear nuestros fuegos.

Empeñóse el ataque por el frente, y los contrarios no adelantaban ni un paso, firmes los españoles y acompañando sus fuegos de todo género de instrumentos mortíferos, y de piedras y galgas. Mas á cabo de largo rato encaramándose por la montaña arriba las ya mencionadas tropas ligeras, lograron dominar á nuestros artilleros y acribillarlos por la espalda. Ni aun asi cedieron los atacados, pereciendo casi todos sobre las piezas antes que Abbé se posesionase de ellas.

Vencida por este término la mayor de las dificultades, prosiguió aquel general via del monasterio. Le habian precedido como para el ataque anterior muchos tiradores que hicieron esfuerzos por adelantarse y molestar desde los picachos y ermitas á los que defendian el edificio. Consiguieron los enemigos su objeto y aun se metieron dentro por una puerta trasera. Mas aqui como el combate era singular ó sea de hombre á hombre, escarmentáronlos los somatenes; y cierta era la derrota de los contrarios, si Abbé no hubiese llegado al mismo tiempo y terminado en favor suyo la pelea. Evacuaron los españoles el convento, y los mas junto con su gefe Eroles pudieron salvarse conocedores y prácticos de la tierra. Tres monjes ancianos y alguno que otro ermitaño fueron víctimas de la braveza del soldado francés. A dicha llegó á tiempo Suchet para poder salvar á dos de ellos que todavía quedaban vivos. Colígese de lo sucedido en Monserrat cuán dificultoso sea sostener tales puestos por inexpugnables que parezcan, pues ó menester es emplear fuerzas considerables que los defiendan, y entonces desaparece la utilidad de su conservacion, ó no es posible tapar las avenidas de modo que no columbre el acometedor resquicio por donde introducirse é inutilizar las precauciones mas bien concertadas.

-A pocos dias de haber tomado á Monserrat, dejó alli de guarnicion el mariscal Soult al general Palombini asistido de su brigada y alguna artillería, pomendo en Igualada al general Frère, cuyas comunicaciones con Lérida por Cervera estaban asimismo aseguradas. Palombini no gozó de gran sosiego molestado siempre, y el 5 y 9 de agosto Don Ramon Mas al frente de los somatenes atacóle y le causó una pérdida de mas de 200 hombres.

En el perseverar de los catalanes conoció Suchet no podia desamparar aquel principado hasta que los suyos recobrasen á Figueras, y pudieran las tropas que bloqueaban esta fortaleza enfrenar los desmanes del somaten y las empresas de Don Luis Lacy. Aproximábase por desgracia tan fatal momento.

Tenia el enemigo estrechamente cercado aquel castrecta à Pigue- tillo con línea doble de circunvalacion. El mariscal Macdonald habia en vano intimado varias veces la rendicion at gobernador Don Juan Antonio Martinez, á quien no abatian los infortunios. Púsose el soldado á media racion, mermada esta aun mas, y consumidos sucesivamente los víveres, los caballos, los animales inmundos: en fin hambreada del todo la gente, y sin esperanza de socorro, trató Martinez el 10 de agosto de salvarla arrostrando peligros y abriéndose paso con la espada. Mas muy en vela el enemigo, y casi exánimes los nuestros, frustróse la tentativa, teniendo Martinez que rendirse el 19 del mismo agosto. Cayeron con él prisioneros 2000 hombres, sin que entren en cuenta los heridos y enfermos: entre los primeros hallaron á Floreta, Marques y otros confidentes en la sorpresa que fueron ahorcados en un patíbulo que el francés colocó en un rébellin del Castillo. Los Pous con mejor estrella se salvaron, habiendo salido cuando Eroles, y en premio de su servicio se les nombró capitanes de caballería.

Ni por eso cesó la guerra en Cataluña, antes bien renacia como de sus propias cenizas. Lacy activo y bravo formaba batallones, sostenia á los débiles, enardecia á los mas valerosos, y metiéndose por aquellos dias en la Cerdaña francesa repelió á 1200 hombres, exigió contribuciones y sembró el espanto en el territorio enemigo. Por todas partes rebulhan los somatenes, Clarós apareció cerca de Gerona, en Besos Milans, otros en diversos lugares, y no les era lícito á los invasores caminar sino como primero con fuertes escoltas. La junta del principado y Lacy decian en sus proclamas: «¿ No hemos jurado « ser libres ó envolvernos en las ruinas de nuestra patria? Pues á « cumpfirlo. » Podíase exterminar tal gente, no conquistarla.

Sin embargo el mariscal Soult codicioso de tomar Aragon, inquieto á Valencia, dejando por algun tiempo parte de su ejército en Cataluña, pasó á Zaragoza para hacer los no.

preparativos convenientes á la empresa que meditaba, y se le habia ya encomendado en Francia. Tambien urgia diese órden en las cosas de Aragon, en donde con su ausencia comenzaba la tierra á andar revuelta. En la ribera izquierda del Ebro los valencianos y el general Gasca, de que hemos hecho mencion, con otros varios habian meneado aquellas comarcas y metido gran bulla. En la derecha los generales Villacampa, obispo enviado de Valencia, y Duran acudiendo de Soria, incomodaban á los destacamentos y guarniciones enemigas, de las que la de Teruel se vió muy apurada. Suchet procuró despejar el pais y tranquilizarle algun tanto, estorbándole con todo para conseguirlo los partidarios de las otras provincias, y en especial los temores que le inspiraba la vecindad de Valencia.

En este reino habia continuado mandando algun tiempo Don Luis Alejandro de Bassecourt, no muy atinado ni en lo político ni en lo militar, y que con secourt un condeseos de grangearse el aura popular y de imitar á Cataluña, habia convocado para 1º de enero de 1811 un congreso compuesto de la junta y de diputados de la ciudad y la provincia. Las discusiones de esta corporacion extemporánea fueron públicas y en un principio se limitaron á proporcionar auxilios, y á las cuestiones puramente económicas; mas tomando los nuevos diputados gusto á su magistratura, quisiéronle dar ensanches y empezaron á examinar la conducta del general. Escocióle á este la idea. llevando muy á mal que hechuras que consideraba como suyas se tomasen tal licencia, por lo que el 27 de febrero puso término a los debates y prendió á Don Nicolas Gareli y á otros de los mas fogosos. Las córtes, á cuyo superior conocimiento subió la decision de todo el negocio, mandaron soltar á los presos, cerrando al propio tiempo la puerta á los preciosos é inquietos de las provincias con el reglamento que por entonces dieron á las juntas, del que luego haremos mencion, y al cual se sometieron todas. La regencia nombró interinamentea Don Cárlos Odonell por sucesor de Bassecourt, cuyos procedimientos se miraron como nada cuerdos.

Valencia.

Convoca Bas-

Don Carlos Odonell sucede à Bas-

Tampoco en lo militar se habia el Don Luis mostrado muy atentado. Vimos en el año último sus des- litares del segunaciertos en esta parte. Ahora habia si fortificado á do ejercito o poa Murviedro; pero no coadyuvado cual pudiera al ali-

Operaciones mi-

vio de Cataluña. Hasta el 22 de abril que entregó el mando á Odonell, tornando á Cuenca, apenas hizo en estos meses movimiento alguno de importancia, no siéndolo uno que intentó sobre Ulldecona el 12 del mismo abril.

Odonell ayudado de la marina inglesa ordenó al principiar mayo una maniobra hácia el embocadero del Ebro. El conmodoro Adams a bordo del Invencible, con dos fragatas y dos jabeques españoles cañoneó la torre de Codoñol, á 800 toesas de la Rápita, y el 9 obligó al enemigo á que la evacuase. Al mismo tiempo el conde de Romré con unos 2000 españoles avanzó por tierra, y Pinot, comandante francés de la Rápita, acometido de ingleses y amenazado por españoles se replegó sobre Amposta, punto que inmediatamente rodearon los nuestros. Mas acudiendo sin tardanza los franceses de Tortosa y de los alrededores con fuerza superior. libraron á los suyos, no ocupando sin embargo la Rápita hasta despues de la toma de Tarragona, y limitándose por esta vez á recobrar la torre de Codoñol.

En lo demas no tentó Odonell operacion alguna notable sino la de enviar á Cataluña la division de Miranda de que ya se habló, y hacer amagos via de Aragon, los cuales no dieron motivo á empresa

alguna señalada. El mando interino de Don Cárlos Odonell cesó al fenecer junio, empuñando el baston en su lugar el marqués del Palacio. Fueron de alli en adelante preparándose en Valencia acontecimientos de funesto remate, que reservamos para otro libro.

. Réstanos en este contar lo que pasó en Castilla la Castilla la Nueva. Nueva en la mitad del año de 1811, tiempo que ahora nos ocupa: seremos breves. Tenian los franceses encomendada la defensa de aquel territorio al ejército que llamaban del centro, puesto á las inmediatas órdenes de José, y casi el único de que podia disponer el intruso con libertad bastante amplia. En ayuda de este ejército acudian á veces tropas de otras partes. Y como no fuesen de ordinario suficientes las suvas propias para cubrir los distritos de su incumbencia, que eran Avila, Segovia, Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Mancha, apostabase en el último una division del 4º cuerpo, ó sea de Sebastiani, bajo el mando del general Lorge, con especial encargo de conservar libre el tránsito entre las Andalucías y la capital del reino. Cada distrito tenia un gefe militar, y sumaban las fuerzas de todos ellos de 25 á **30,000** hombres.

La contrarestaban los guerrilleros, rara vez tropas regladas, manteniéndose siempre en pie las juntas de Guadalajara y Cuenca: inducidora algun tanto la primera de desavenencias y discordias. Otra se formó en la Mancha tampoco muy pacífica, la cual se albergaba en los montes de Alcaraz y por lo comun en Elche de la sierra, conservando como abrigo y apoyo de operaciones el castillo de las Peñas de San Pedro, fábrica de romanos, sito en un peñon empinado. Mandaba el canto Don Luis de Ulloa. Imprimia esta junta una gaceta de composicion no muy culta, pero en idioma propio á divertir y embelesar á la muchedumbre.

Pocos partidarios de los del año anterior habian desaparecido ó sido aqui presa de los franceses. Cupo tal desdicha á algunos no muy conocidos, y entre ellos á uno de nombre Fernandez Garrido, cogido en abril en Chapinería, partido de Madrid, por el marqués de Bermuy al servicio de José, encargado de perseguir las guerrillas hácia las riberas del Alberche. Los mas nombrados permanecian casi ilesos. Hubo unos cuantos que salieron por primera vez á plaza ó adquirieron mayor fama. De este número fueron Don Eugenio Velasco y Don Manuel Hernandez, dicho el Abuelo. En ocasiones los animaban tropas del 3er ejército, y sobre todo la caballería al mando de Osorio, que como ya se apuntó, acudia al granero de la Mancha en busca de bastimentos.

Quien no cesó ni un punto de sobresalir entre los partidarios de Castilla la Nueva fué Don Juan Martinel Empecinado. Despues de su vuelta de Aragon lidió en el mes de

febrero varias veces contra fuerzas superiores, ya en Sacedon, ya en Priego. Pasó en marzo á Molina, y en los dias 8 y 9 encerró en el castillo malparada á la guarnicion francesa. De alli se encaminó á Sigüenza, y mancomunándose con Don Pedro Villacampa que andaba rodando por la tierra, decidieron ambos embestir la villa y puente de Auñon, provincia de Guadalajara. Era este puente el solo que permanecia intacto, habiendo roto el francés los de Pareja y Trillo, y quemado el de Valtablado; todos sobre el Tajo. Partia dicho puente término entre la villa de su nombre y la de Sacedon, y por su importancia fortificábanle los enemigos, habiendo hecho otro tanto con las calles y casas de ambos pueblos: tenia de guarnicion 600 hombres, y mandaba alli el coronel Luis Hugo, hermano del general que estaba á la cabeza del distrito de Guadalajara.

Franqueando aquel punto ambas orillas del Tajo, interesaba su ocupacion á los nuestros y á los contrarios. Llegó á las cercanías en la mañana del 23 de marzo Don Pedro Villacampa, y por medio de una atinada maniobra, acometió á los franceses por el frente y espalda. Los desalojó del puente apoderándose de las obras que habian construido para su defensa. Se refugieron en seguida aquellos en la iglesia de Auñon. muy fortalecida, y dudaba Villacampa atacarlos, cuando acudiendo Don Juan Martin empezaron ambos á verificarlo. Una tronada y copiosisima lluvia retardó los ataques y favoreció á los enemigos, dando lugar á que viniese de Brihuega Hugo el comandante de Guadalajara, y de Tarancon el gefe Blondeau á la cabeza de otra columna. Con este motivo destruidas las obras, se retiraron los españoles llevando mas de 100 prisioneros, y habiendo muerto y herido á otros tantos hombres; entre los postreros se contó al comandante del puesto Hugo. Evacuó de resultas el enemigo a Auñon; y Villacampa y el Empecinado tiraron cada uno por diverso lado.

Tan continuos choques determinaron al gobierno intruso á hacer un esfuerzo para destruir todas estas mientos y sucepartidas, especialmente la del Empecinado, reuniendo al efecto á las fuerzas de Hugo las del general Lahoussaie que mandaba en Toledo y algunas otras. ¡Vana diligencia! Don Juan Martin traspuso entonces los montes, acometió á los franceses en la provincia de Segovia, los escarmentó en Somosierra, en el real sitio de San Ildefonso, y hasta envió destacamentos camino de Madrid cuando le buscaban al Este á doce leguas de distancia. Tuvo por tanto Hugo que volver atras, costándole gente las marchas y contramarchas. Lahoussaie pasó en 22 de abril á Cuenca, de donde se retiró Don José Martinez de San Martín, y aquella ciudad tan desventurada en las anteriores entradas del enemigo, de que hemos referido las mas principales, no fue mas dichosa en esta, por no desviarse nunca de la senda del patriotismo, honrosa pero llena de

abrojos. Huete, Huertahernando, Alcázar de San Juan, Herencia, otros pueblos, entonces, despues y antes, padecieron no menos desgracias. Volúmenes serian necesarios para contarlas todas, junto con los rasgos de heroicidad de muchos habitantes.

No siendo, pues, dado á los enemigos acabar con Don Juan Martin, pusieron en práctica secretos manejos. Causaron con ellos altercados, una notable dispersion en Alcocer de la Alcarria, y lo que fue peor, el paso á su bando de algunos oficiales, si bien contados. Tambien la junta con su ambicioso desasosiego é imprudentes medidas, desavino los ánimos no menos que la inoportuna eleccion del marqués de Zayas (que no debe confundirse con Don José de Zayas) como comandante de la provincia, poniendo bajo sus órdenes al Empecinado. De poco nombre dicho marqués entre los generales del ejército, era pernicioso para gobernar partidas, á cuya cabeza podian solo mantenerse los que las habian formado, hombres activos, prácticos de la tierra, avezados á todo linage de escaseces, á los peligros de una vida arriesgada y venturera, manos encallecidas con la esteva y la azada, ablandadas solo en sangre enemiga. Separarse de camino tan derecho motivó considerables daños. Al principiar julio estaba como dispersa la fuerza que antes mandaba Don Juan Martin, y que ascendia á mas de 3000 hombres. Por fortuna pusieron las córtes término al mal, ordenando que se disolviese la junta, y se nombrase otra conforme al nuevo reglamento, del que hablaremos despues; y previniendo al marqués de Zayas que dejase el mando, segun lo realizó, tornando á Valencia, embolsados sueldos y atrasos, ya que no con acrecentamiento de fama. Recobró Don Juan Martin la comandancia de su division, y á pocos dias revivió esta con no menor brillo que antes.

Entre los demas partidarios de menor nombre incomodaba Don Juan Abril á los franceses desde las sierras de Guadarrama y Somosierra hasta Madrid, atravesando con frecuencia los puertos, y habiendo tenido la dicha esta primavera de rescatar 14,000 cabezas de ganado merino que llevaban fuera del reino. Saornil habia ahora tomado á su cargo principalmente la provincia de Avila y las confinantes; pero en 1º de julio sorprendido de noche por el comandante Montigny junto á Peñaranda de Bracamonte, en donde descuidado dormia al raso con los suyos, perdió alguna gente, si bien no se retiró hasta despues de un combate muy encarnizado. Recorria solo ó uniéndose con otros el término de Toledo Don Juan Palarea, el médico, y en Cebolla y sus contornos como en otros parages sorprendió diversas partidas enemigas, cogiendo en junio en Santa Cruz del Retamar á Mr. Lejeune, ayudante de campo del príncipe de Neuchatel, quien ha representado el lance con presumido pincel, y valiéndose de la licencia que se concede á los pintores y á los poetas.

Casi siempre respetaron nuestros partidarios á sus enemigos; lo

cual no impedia que so pretexto de ser foragidos, ó soldados juramentados de José, los ahorcasen aquellos ó arcabuceasen á menudo sin conmiseracion alguna. La venganza entonces era pronta y con usura. A veces lo largo del camino del Pardo, en las otras avenidas de Madrid, y junto á sus tapias mismas amanecian colgados tres y mas franceses por cada español muerto en quebrantamiento de las leyes de la guerra. Forzosa represalja, pero cruda y lamentable.

Al lado opuesto de Toledo y del campo de las lides de Palarea, el otro médico Don José Martinez de San Martin que mandó en Cuenca, hasta que volvió de Valencia Bassecourt, tampoco desperdició el tiempo. Combinaba á veces acertadamente sus operaciones, entendiéndose con otros partidarios, y el 7 de agosto unido á Don Francisco Abad (Chaleco), escarmentó reciamente á los franceses en la Osa de Montiel, y les cogió bastantes prisioneros y efectos. No menos bulla y estruendo de guerrillas y franceses andaba en Ciudad Real, Almagro, Infantes, por todas las comarcas y villas de la Mancha como en las demas provincias de Castilla la Nueva. Los enemigos en todas ellas continuaban teniendo puntos fortalecidos en que se veian frecuentemente obligados á encerrarse, y á veces aun á rendirse.

De poco valer y harto cansados parecerán á algunos tales acontecimientos, si bien nos limitamos á dar de entre de sucinta y compendiosa idea. A la verdad minuciosos se muestran á primera vista y tomados separadamente; pero mejor pesados, nótase que de su conjunto resultó en gran parte la maravillosa y porfiada defensa de la independencia de España que servirá de norma á todos los pueblos que quieran en lo venidero conservar intacta la suya propia. Mas de tres años iban corridos de incesante pelea; 300,000 enemigos pisaban todavía el suelo peninsular, y fuera de unos 60,000 que llamaba á sí el ejército anglo-portugués, ocupaban á los otros casi exclusivamente nuestros guerreros; lidiando á las puertas de Madrid, en los límites y á veces dentro de la misma Francia, en los puntos mas extremos, cuan anchamente se dilata la España.

En medio de tan marcial estrépito apenas reparaba nadie y menos los generales franceses en la persona de José, á quien podríamos llamar la sombra de Napoleon con mas fundamento del que tuvieron los partidarios de la casa de Austria para apellidar á Felipe V en su tiempo la sombra de\*
Luis XIV. Pues á este permitíanle por lo menos dirigir sus reinos, si bien en un principio sujetándose á reglas que le dieron en Francia, cuando el primero ni sus propios amigos le dejaban, por decirlo asi, suelo en que mandar; habiéndole arrebatado de hecho su hermano muchas provincias con el decreto de los gobiernos militares, y escatimándole mas y mas el manejo de otras:

de suerte que en realidad el imperio de la corte de Madrid se encer-

raba en círculo muy estrecho.

De ello quejábase sin cesar José, que era gran desautoridad de su corona, ya harto caediza, tratarle tan livianamente. Mas no por eso dejaba de obrar cual si fuese árbitro y tranquilo poseedor de España. Daba empleos en los diversos ramos, promulgaba leyes, expedia decretos, y hasta trataba de administrar las Indias. Y cosa maravillosa, si no fuese una de tantas flaquezas del corazon humano! motejaba en los periódicos de Madrid á las córtes, y los redactores mostrábanse á veces donairosos por querer las últimas gobernar la América: siendo asi que José intentaba otro tanto, con la diferencia de que nunca le reconocieron alli como á rey de España, al paso que á las córtes las obedecian entonces, y las obedecieron todavía largo tiempo las mas de aquellas provincias.

Todo concurria ademas á probar á José que si recibia desaires de los suyos, tampoco crecia en favor respecto de los que apellidaba súbditos. Lejos le hacian casi todos estos cruda guerra: en derredor mostrábanle su desafecto con el silencio, el cual si se rompia era para patentizar aun mas el desvío constante de los pechos españoles por todo lo que fuese usurpacion é invasion extrangeras. Hubo circunstancia en que reveló sentimiento tan general hasta la niñez sencilla. Y cuéntase que llevando á la corte Don Dámaso de la Torre, corregidor de Madrid, á un hijo suvo de cortos años vestido de cívico y armado de un sablecillo, se acercó José al mozuelo, y acariciándole le preguntó en qué emplearia aquella arma; á lo que el muchacho con viveza y sin detenerse le respondió: « En matar franceses. » Repite por lo comun la infancia los dichos de los que la rodean, y si en la casa de quien por empleo y aficion debia ser adicto al gobierno intruso, se vertian tales máximas y opiniones, ¿ cuáles no serian las que se abrigaban en las de los demas vecinos?

Estado de su la guerra y hacienda para ponerse en el caso de manifestar que no le era ya necesaria la asistencia de su hermano, quien de nuevo le envió al mariscal Jourdan, como mayor general. Apenas habia José adelantado ni un paso desde el año anterior en dichos dos ramos. Sus fuerzas militares no crecian, y cuando en los estados sonaban 14,000 hombres, escasamente llegaba su número á la mitad: y aun de estos á la primera salida íbanse los mas á engrosar, como antes, las filas del Empecinado y de otros partidarios.

Con respecto á las contribuciones, ahora como en los primeros tiempos, no podia disponer José de otros productos que de los de Madrid. Habia ofrecido variar aquellas y mejorar su cobranza; pero nada habia hecho ó muy poco. Introdujo y empezó á plantear la de patentes, segun la cual cada profesion y oficio, á la

manera de Francia, pagaba un tanto por ejercerle. Conservó los antiguos impuestos, inclusos los diezmos y la bula de la cruzada, respetando la opinion y aun las preocupaciones del pueblo, en tanto que servian á llenar las arcas del erario. Dolencia de casi todos los gobiernos.

En Madrid se aumentaron á lo sumo las contribuciones. Recargáronse los derechos de puertas: á los propietarios de casas se les gravó al principio con un diez por ciento; á los inquilinos con un quince, y en seguida con otro tanto á los mismos dueños: por manera que entre unos y otros vinieron á pagar un cuarenta por ciento, de cuya exorbitancia junto con otros males, nació en parte la horrorosa miseria que se manifestó poco despues en aquella capital.

Para distraer los ánimos promovió José banquetes y saraos; y mandó que se restableciesen los bailes de y saraos; y mandó que se restableciesen los bailes de máscaras, vedados muchos años hacia por el sombrío y espantadizo recelo del gobierno antiguo. Tambien resucitó las fiestas de toros, de las que Cárlos IV habia por algun tiempo gustado con sobrado ardor, prohibiéndolas despues el último, llevado de despecho por un desacato cometido en cierta ocasion contra su persona, mas no impelido de sentimientos humanos. De notar es que semejante espectáculo, tan reprendido fuera de España y tachado de feroz y bárbaro, se renovase en Madrid bajo la proteccion y amparo de un monarca y de un ejército ambos á dos extrangeros. Pero ni aun asi se grangeaba José el afecto público: lrabia llaga muy encancerada para que la aliviasen tales pasatiempos.

Verdad sea que la conducta y desmanes de los generales y tropas francesas contribuian grandemente á enagenar las voluntades. A ello achacaba José casi exclusivamente el descontento de los pueblos, figurándose que sino disfrutaria en paz de solio tan disputado. Enfermedad apegada á los monarcas, aun á los de fortuna, esta del alucinamiento. Asi lo expresaba José á punto de mostrar deseo de verse libre de tropas Desazonaba su extrañas. Disgustaba tal lenguaje a Napoleon, infor- lenguaje a Napomado de todo, quien con razon decia \*: « Si mi her-(\*Ap. n. 4.) « mano no puede apaciguar la España con 400,000 « franceses, ¿ cómo presume conseguirlo por otra via? añadiendo: a no hay ya que hablar del tratado de Bayona; desde entonces a todo ha variado; los acontecimientos me autorizan á tomar to-« das las medidas que convengan al interés de Francia. » Cada vez arrebozaba menos Napoleon su modo de pensar. La muger de José escribia á su esposo desde Paris : « ¿Sabes que hace mucho « tiempo intenta el emperador tomar para sí las provincias del « Ebro acá? En la última conversacion que tuyo conmigo díjome « que para ello no necesitaba de tu permiso, y que lo ejecutaria-« luego que se conquistasen las principales plazas. »

Afligido é incomodado José codiciaba unas veces entrar en tratos con las mismas córtes, y otras retirarse á vida
particular. « Mas quiero, decia, ser súbdito del em« perador en Francia, que continuar en España rey en el nombre:
« alli seré buen súbdito, aqui mal rey. » Sentimientos que le honraban; pero siendo su suerte condicion precisa de todo monarca
que recibe un cetro, y no le hereda ó por sí le gana, pudiera José
haber de antemano previsto lo que ahora le sucedia.

Sin embargo primero de tomar una de las dos resoluciones extremas de que acabamos de hablar, y para las que tal vez no le asistian ni el desprendimiento ni el valor necesarios, trató José de pasar á Paris á avistarse con su hermano; aprovechando la ocasion de haber dado á luz la emperatriz su cunacimiento del ñada en el 20 de marzo un príncipe que tomó el título de rey de Roma. Creia José que era aquella favorable coyuntura al logro de sus pretensiones, y que no se negaria su hermano á acceder á ellas en medio de tan fausto acontecimiento. Pero no era Napoleon hombre que cejase en la carrera de la ambicion. Y al contrario nunca como entonces tenia motivo para proseguir en ella. Tocaba su poder al ápice de la grandeza, y con el recien nacido abondábanse y se afirmaban las raices antes someras y débiles de su estirpe.

El efecto que tan acumulada dicha producia en el ánimo del emperador francés vese en una carta que pocos meses adelante escribia á José su hermana Elisa. « Las cosas han variado mucho , « decia; no es como antes. El emperador solo quiere sumision , « y no que sus hermanos se tengan respecto de él por reyes inde-« pendientes. Quiere que sean sus primeros súbditos. »

Salió de Madrid José camino de Paris el 23 de abril, acompañado del ministro de la guerra Don Gonzalo Ofarril y del de estado Don Mariano Luis de Urquijo. No atravesó la frontera hasta el 40 de mayo. Paradas que hizo, y sobre todo 2000 hombres que le escoltaban, fueron causa de ir tan despacio. No le sobraba precaucion alguna: acechábanle en la ruta los partidarios. Llegó José á Paris el 16 del mismo mes, y permaneció alli corto tiempo. Asistió vuelve José a el 9 de junio al bautizo del rey de Roma, y el 27 ya de vuelta cruzó el Bidasoa. Entró en Madrid el 15 de julio, solo, aunque sus periódicos habian anunciado que traeria consigo á su esposa y familia. Reducíase esta á dos niñas, y ni ellas ni su madre, de nombre Julia, hija de Mr. Clary rico comerciante de Marsella, llegaron nunca á poner el pie en España.

Poco satisfecho José del recibimiento que le hizo en Paris su hermano, convencióse ademas de cuáles fuesen los intentos de este por lo respectivo á las provincias del Ebro, cuya agregacion al imperio francés estaba como resuelta. No obtuvo tampoco en otros puntos sino palabras y promesas vagas; limitán-

dose Napoleon á concederle el auxilio de un millon de francos mensuales.

No remediaba subsidio tan corto la escasez de medios, y menos reparaba la falta de granos tan notable ya en aquel tiempo que llegó á valer en Madrid la fanega de trigo á cien reales, de cuarenta que era su precio ordinario. Por lo cual para evitar el hambre que amenazaba, se formó una junta de acopios, yendo en persona á recoger granos el ministro de policía Don Pablo Arribas, y el de lo interior marqués de Almenara: encargo odioso é impropio de la alta dignidad que ambos ejercian. La imposicion que con aquel motivo se cobró de violentas del golos pueblos en especie recargólos excesivamente. De las solas provincias de Guadalajara, Segovia, Toledo y Madrid se sacaron 950,000 fanegas de trigo y 750,000 de cebada, ademas de los diezmos y otras derramas. Efectuóse la exaccion con harta dureza, arrancando el grano de las mismas eras para trasladarle á los pósitos ó alhóndigas del gobierno, sin dejar á veces al labrador con que mantenerse y con que hacer la siembra. Providencias que quizas pudieron creerse necesarias para abastecer por de pronto á Madrid; pero inútiles en parte, y á la larga perjudiciales: pues nada suple en tales casos al interés individual, que temiendo hasta el asomo de la violencia, huye con mas razon espantado de donde va se practica aquella.

Decaido José de espíritu, y sobre todo mal enojado contra su hermano, trató de componerse con los españoles. Anteriormente habia dado indicio de ser el gobierno de Cadiz. este su deseo: indicio que pasó á realidad con la lle-

Trata José de componerse con

gada á Cádiz algun tiempo despues de un canónigo de Burgos lla. mado Don Tomas la Peña, quien encargado de abrir una negociacion con la regencia y las córtes, hizo de parte del intruso todo género de ofertas, hasta la de que se echaria el último sin reserva alguna en los brazos del gobierno nacional, siempre que se le reconociese por rey. Mereció la Peña que se le diese comision tan espinosa por ser eclesiástico, calidad menos sospechosa á los ojos de la multitud, y hermano del general del mismo nombre, al cual se le juzgaba enemigo de los ingleses de resultas de la jornada de la Barrosa. Extraño era en José paso tan nuevo, y podemos decir desatentado; pero no menos lo era, y aun quizá mas, en sus ministros que debian mejor que no aquel conocer la índole de la actual lucha, y lo imposible que se hacia entablar ninguna negociacion, mientras no evacuasen los franceses el territorio y no saliese José de España.

La Peña se abocó con la regencia, y dió cuenta de Emisarios que su comision, acompañándola de insinuaciones muy seductoras. No necesitaban los individuos del gobierno de Cádiz tener presentes las obligaciones que les imponia su elevada magis-

tratura para responder digna y convenientemente : bastábales tomar consejo de sus propios é hidalgos sentimientos. Y asi dijeron que ni en cuerpo ni separadamente faltarian nunca á la confianza que les habia dispensado la nacion, y los pasos que esque el decreto dado por las córtes en 1º de enero seria la invariable regla de su conducta. Añadieron tambien con mucha verdad que ni ellos, ni la representacion nacional, ni José tenian fuerza ni poderio para llevar á cima, cada uno en su caso, negociacion de semejante naturaleza. Porque á las córtes y á la regencia se les respetaba y obedecia en tanto que hacian rostro á la usurpacion é invasion extrangeras; pero que no sucederia lo mismo si se alejaban de aquel sendero *indicado* por la nacion. Y en cuanto á José claro era que faltándole el arrimo de su hermano, único poder que le sostenia, no solamente se hallaria imposibilitado de cumplir cosa alguna, sino que en el mismo hecho vendria abajo su frágil y desautorizado gobierno. Terminóse aqui la negociacion\*. Las córtes nunca tuvieron de oficio conocimiento de ella, ni se traslució en el público á gran dicha del comisionado. En los meses siguientes despacháronse de Madrid con el mismo objeto nuevos emisarios, de que hablaremos, y cuyas gestiones tuvieron el mismo paradero. Otras eran las obligaciones, otras las miras, otro el rumbo que habia tomado y seguido el gobierno legítimo de la nacion.

## LIBRO DÉCIMOSEXTO.

Abren las cortes sus sesiones en Cádiz. - Presupuestos presentados por el ministro de hacienda. — Reflexiones acerca de ellos. — Debates en las córtes. - Contribucion extraordinaria de guerra. — Reconocimiento de la deuda pública. — Nombramiento de una junta nacional del crédito público. – Memoria del ministro de la guerra. — Aprueban las córtes el estado mayor. Créase la órden de San Fernando. — Reglamento de juntas provinciales. — Abolicion de la tortura. — Discusion y decreto sobre señorios y derechos jurisdiccionales. — Primeros trabajos que se presentan á las córtes sobre constitucion. - Ofrecen los ingleses su mediacion para cortar las desavenencias de América. — Tratos con Rusia. — Sucesos militares. — Expedicion de Blake á Valencia. — Facultades que se otorgan á Blake. — Desembarca en Almería. — Incorpóranse las tropas de la expedicion momentaneamente con el 3er ejército. — Operaciones de ambas fuerzas reunidas. - Medidas que toma Soult. - Accion de Zújar y sus consecuencias. — Nuevos cuarteles del 3° ejército, y separacion de las fuerzas expedicionarias. — Unese Montijo al ejército. — Sucede en el mando á Freire el general Mahy. - Los franceses no prosiguen á Murcia. - Valencia. - Estado de aquel reino. - Llegada de Blake - Providencias de este general. - Se dispone Suchet á invadir aquel reino. - Pisa su territorio. — Su marcha y fuerza que lleva. — Las que reune Blake y otras providencias. - Sitio del castillo de Murviedro ó Sagunto. - Su descripcion. - Vana tentativa de escalada. - Reencuentro en Soneja y Segorbe. - En Bétera y Benaguacil. - Buena defensa y toma del castillo de Oropesa. — Resistencia honrosa y evacuación de la torre del Rey. — Activa el enemigo los trabajos contra Sagunto. — Asalto intentado infructuosamente. - Prepárase Blake á socorrer á Sagunto. - Batalla de Sagunto. - Rendicion del castillo. — Diversiones en favor de Valencia, Cataluña. — Toma de las islas Medas. — Muerte de Montardit. — Empresas de Lacy y Eroles en el centro de Cataluña. — Ataque de Igualada. — Rendicion de la guarnicion de Cervera. — De Bellpuig. — Revuelve Eroles sobre la frontera de Francia. — Acertada conducta de Lacy. — Pasa Macdonald á Francia. — Le sucede Decaen. — Convoy que' va á Barcelona. — Aragon, Duran y' el Empecinado. - Mina. - Tropas que reunen los franceses en Navarra y Aragon. — Atacan á Calatayud Duran y el Empecinado. — Hacen prisionera la guarnicion. Viene sobre ellos Musnier. — Se retiran. — Division de Severoli en Aragon. — Se separan Duran y el Empecinado. — Mina. — Ponen los franceses su cabeza á precio. — Tratan de seducirle. — Penetra Mina en Aragon. — Ataca á Egea. — Coge una columna francesa en Piasencia de Gállego. — Embarca los prisioneros en Motrico. — Distribuye Musnier la division de Severoli. — Abandonan los franceses á Molina. -Nuevas acometidas del Empecinado. — De Duran. — Ambos bajo las órdenes de Montijo. — Ballesteros en Ronda. — Accion contra Rignoux. — Avanza Godinot. — Retirase Ballesteros. — Vanas tentativas de Godinot. — Tarifa socorrida. — Retirase Godinot. — Se mata. — Sorprende Ballesteros á los franceses en Bornos. — Juan Manuel Lopez. — Crueldad de Soult.

en proporcion de lo que cada cual expusiese en la actual guerra; y á muchos agradaba la medida por tocar á individuos cuya gerarquía y privilegios no disfrutaban del favor público. Mas á la verdad el pensamiento del ministro era vago, injusto y casi impracticable; porque, ¿ cómo podia graduarse equitativamente cuáles fuesen las clases que arriesgaban mas en la presente lucha? Iba en ella la pérdida ó la conservacion de la patria comun, é igual era el peligro, é igual la obligacion en todos los ciudadanos de evitar la ruina de la independencia. Fuera de esto tratábase solo ahora de contribuciones, no de examinar la cuestion de diezmos, ni la de los derechos feudales, y menos la temible y siempre impolítica del origen de la propiedad. Mezclar y confundir puntos tan diversos era internarse en un enredado laberinto de averiguaciones, que tenia al cabo que perjudicar á la pronta y mas expedita cobranza del impuesto extraordinario.

Cuerdamente huyó la comision de tal escollo; y dejando á un lado el recargo propuesto por el ministro sobre determinados derechos ó propiedades, atúvose solo á gravar sin distincion las utilidades líquidas de la agricultura, de la industria y del comercio. Hasta aqui asemejábase mucho el nuevo impuesto al income tax de Inglaterra, y no flaqueaba sino por los defectos que son inherentes á esta clase de contribuciones en la indagacion de los rendimientos que dejan ciertas grangerías. Pero la comision admitiendo ademas otra modificacion en la base fundamental del impuesto introdujo una regla, que sino tan injusta como la del ministro ni de consecuencias tan fatales, aparecia no menos errónea. Fué pues la de una escala de progresion, segun la cual crecia el impuesto á medida que la renta ó las utilidades pesaban de 4000 reales vellon. Dos y medio por ciento se exigia á los que estaban en este caso; mas y respectivamente de alli arriba, llegando algunos á pagar hasta un 50 y un 76 por ciento: pesado tributo tan contrario á la equidad como á las sanas y bien entendidas máximas que enseña la práctica y la economía pública en la materia. Porque gravando extraordinariamente y de un modo impensado las rentas del rico, no solo se causa perjuicio á este, sino que se disminuye tambien ó suprime, en vez de favorecer, la renta de las clases inferiores, que en el todo ó en gran parte consiste en el consumo que de sus productos ó de su industria hacen respectiva y progresivamente las familias mas acomodadas y poderosas. Dicho impuesto ademas llega á devorar hasta el capital mismo, destruye en los particulares el incentivo de acumular, orígen de gran prosperidad en los estados; y tiene el gravísimo inconveniente de ser variable sobre una cantidad dada de riqueza, lo que no sucede en las contribuciones de esta especie, cuando solo son proporcionales sin ser progresivas.

Las córtes sin embargo aprobaron el 24 de marzo el informe de

la comision reducido á tres principales bases : 1º que se llevase á efecto la contribucion extraordinaria de guerra impuesta por la central; 2º que se fijase la base de esta contribucion con la relacion á los réditos ó productos líquidos de las fincas, comercio é industria; 3º que la cuota correspondiente á cada contribuyente fuese progresiva al tenor de una escala que acompañaba á la ley. La premura de los tiempos y la inexperiencia disculpan solo la aprobacion de un impuesto no muy bien concebido.

Adoptaron igualmente las córtes otros arbitrios introducidos antes por la central, como el de la plata de las iglesias y particulares, y el de los coches de estos. El primero se hallaba ya casi agotado, y el último era de poco ó ningun valor; no osando nadie, á menos de ser anciano ó de estar impedido, usar de carruage en

medio de las calamidades del dia.

Tampoco fue en verdad de gran rendimiento el arbitrio conocido bajo el nombre de represalias y confiscos, que consistia en bienes y efectos embargados á franceses y á españoles del bando del intruso. Tomaron ya esta medida los gobiernos que precedieron á las córtes, autorizados por el derecho de gentes y el patrio, como tambien apoyados en el ejemplo de José y de Napoleon. Las luces del siglo han ido suavizando la legislacion en esta parte, y el buen entendimiento de las naciones modernas acabará por borrar del todo los lunares que aun quedan, y son herencia de edades menos cultas. En España apenas sirvieron las represalias y los confiscos sino para arruinar familias, y alimentar la codicia de gente rapaz y de curia. Las córtes se limitaron en aquel tiempo á adoptar reglas que abreviasen los trámites, y mejorasen en lo posible la parte administrativa y judicial del ramo.

Dias despues, en 30 de marzo, presentóse de nuevo Reconocimienal congreso el ministro de hacienda, y leyó una me- to de la deuda pública. moria circunstanciada \* sobre la deuda y crédito pú-(\* Ap. n. 2. ) blico. Nada por de pronto determinaron las córtes en la materia, hasta que en el inmediato setiembre dieron un decreto reconociendo todas las deudas antiguas, y las contraidas desde 1808 por los gobiernos y autoridades nacionales, exceptuando por entonces de esta regla las deudas de potencias no amigas. A poco nombraron tambien las mismas córtes una junta llamada nacional del crédito público, compuesta de tres indivi-

duos escogidos de entre nueve que propuso la regencia. Se depositó en manos de este cuerpo el manejo público. de toda la deuda, puesta antes al cuidado de la teso-

rería mayor y de la caja de consolidacion. Las córtes hasta mucho tiempo adelante no desentrañaron mas el asunto, por lo que suspenderemos ahora tratar de él detenidamente. Dióse ya un gran paso hácia el restablecimiento del crédito en el mero hecho de reconocer de un modo solemne la deuda pública, y en el de formar

24

un cuerpo encargado exclusivamente de coordinar y regir un ramo muy intrincado de suyo, y antes de mucha maraña.

Tambien se leyó en las córtes el 1º de marzo una Memoria ministro de memoria del ministro de la guerra\*, en que largaguerra. mente se exponian las causas de los desastres padeci-( \* Ap. n. 8. ) dos en los ejércitos, y las medidas que convenia adoptar para poner en ello pronto remedio. Nada anunciaba el ministro que no fuese conocido, y de que no hayamos ya hecho mencion en el curso de esta historia. Las circunstancias hacian insuperables ciertos males: solo podia curarlos la mano vigorosa del gobierno, no las discusiones del cuerpo legislativo. Sin embargo excitó una muy viva el dictamen que la comision de guerra presentó dias despues acerca del asunto. Muchos señores no se manifestaron satisfechos con lo expuesto por el ministro, que casi se limitaba á reflexiones generales; pero insistieron todos en la necesidad urgentísima de restaurar la disciplina militar, cuyo abandono, ya anterior a la presente lucha, miraban como principal origen de las derrotas y contratiempos.

Debiendo contribuir á tan anhelado fin, y á un bien entendido, uniforme y extenso plan de campaña el mayor. entendido, uniforme y extenso plan de campaña el mayor general creado por la última regencia, afirmaron dicha institucion las córtes en decreto de 6 de julio. Necesitábase para sostenerla de semejante apoyo, estando combatida por militares ancianos, apegados á usos añejos. Cada dia probó mas y mas la experiencia lo útil de aquel cuerpo, ramificado por todos los ejércitos, con un centro comun cerca del gobierno, y compuesto en general de la flor de la oficialidad española.

Asimismo las córtes, al paso que quisieron poner coto á la excesiva concesion de grados, á la de las órdenes y condecoraciones de la milicia, tampoco olvidaron excogitar un medio que recompensase las acciones ilustres, sin particular gravámen de la nacion; porque, como dice nuestro Don Francisco de Quevedo \*, « dar valor al viento es « mejor caudal en el príncipe que minas. » Con este objeto propuso la comision de premios, en 5 de mayo, el establecimiento de una órden militar, que llamó del Mérito, destinada à remunerar las hazañas que llevasen á cima los hombres de guerra, desde el general hasta el soldado inclusive.

No empezó la discusion sino en 25 de julio, y se publicó el decreto á fines de agosto inmediato, cambiándose á propuesta del señor Morales Gallego el título dado por la comision en el de òrden nacional de San Fernando. Era su distintivo una venera de cuatro aspas, que llevaba en el centro la efigie de aquel santo: la cinta encarnada con filetes estrechos de color de naranja á los cantos. Habia grandes y pequeñas cruces, y las habia de oro y plata con pensiones vitalicias en ciertos casos. Individualizábanse en el reglamento las acciones que se debian considerar como distinguidas,

y los trámites necesarios para la concesion de la gracia, á la cual tenia que preceder una sumaria informacion en júicio abierto contradictorio, sostenido por oficiales ó soldados que estuviesen enterados del hecho ó le hubiesen presenciado. Hasta el año de 1814 se respetó la letra de este reglamento, mas entonces al volver Fernando de Francia, prodigóse indebidamente la nueva órden y se vilipendió del todo en 1823, dispensándola á veces con profusion á muchos de aquellos extrangeros contra quienes se habia establecido, y en oposicion de los que la habian creado ó merecido legitimamente. Juegos de la fortuna nada extraños, si el distribuidor de las mercedes no hubiera sido aquel mismo Fernando, cuyo trono, antes de 1814, atacaban los recien agraciados y defendian los ahora perseguidos.

Mejoraron tambien las córtes la parte gubernativa de las provincias, adoptando un reglamento para las juntas provincia-juntas, que se publicó en 18 de marzo y gobernó hasta el total establecimiento de la nueva constitucion de la monarquía. En él se determinaba el modo de formar dichos cuerpos, y se desindaban sus facultades. Elegíanse los individuos como los diputados de córtes, popularmente: nueve en número excepto en ciertos parajes. Entraban ademas en la junta el intendente y el capitan general, presidente nato. Fijábase la renovacion de los individuos por terceras partes cada tres años, y se establecian en los partidos comisiones subalternas.

A las juntas tocaba expedir las órdenes para los alistamientos v contribuciones, y vigilar la recaudacion de los caudales públicos: no podian sin embargo disponer por si de cantidad alguna. Se les encargaban tambien los trabajos de estadística, el fomento de escuelas de primeras letras, y el cuidado de ejercitar á la juventud en la gimnástica y manejo de las armas. No menos les correspondia fiscalizar las contratas de víveres y el repartimiento de estos, las de vestuario y municiones, las revistas mensuales y otros pormenores administrativos. Facultades algunas sobrado latas para cuerpos de semejante naturaleza; mas necesario era concedérselas en una guerra como la actual. Reportó bienes el nuevo reglamento; pues por lo menos evitó desde luego la mudanza arbitraria de las juntas al son de las parcialidades ó del capricho de cualquiera pueblo, segun á veces acontecia. Las elecciones que resultaron fueron de gente escogida: y en adelante medió mayor concordia entre los gentes militares y la autoridad civil.

No menos continuaron las córtes teniendo presente la reforma del ramo judicial, sin aguárdar al total tortura. arreglo que preparaba la comision de constitución. Y así en virtud de propuesta que en 2 de abril habia formalizado Don Agustin de Argüelles, promulgóse en 22 del mismo mes un decreto aboliendo la tortura é igualmente la práctica introducida de afligir y molestar

á los acusados con lo que ilegal y abusivamente llamaban apremios. La medida no halló oposicion en las córtes; provocó tan solo ciertas reflexiones de algunos antiguos criminalistas, entre otros del señor Hermida, que, avergonzándose de sostener á las claras tan bárbara ley y práctica, limitóse á disculpar la aplicacion en exceptuados casos. La tortura, infame crisol de la verdad, segun la expresion del ilustre\* Beccaria, no se empleaba ya en ( \* Ap. n. S.) España sino raras veces: merced á la ilustracion de los magistrados. Usábase con mas frecuencia de los apremios, introducidos veinte años atras por el famoso superintendente de policía Cantero, hombre de duras entrañas. Los autorizaba solo la práctica: por lo que siendo de aplicacion arbitraria solíase con ellos causar mayor daño que con la misma tortura. ¡Quién hubiera dicho que esta y los mismos apremios, si bien prosiguiendo abolidos despues de 1814, habian de imponerse á las calladas por presumidos crimenes de estado, y á veces \* en ( \* Ap. n. 6. ) virtud de consentimiento ú órden secreta emanada del soberano mismo!

Asunto de mayor importancia, sino de interés mas Discussion y de- humano, fue el que por entonces ventilaron tambien las córtes, tratando de abolir los señorios jurisdicchos jurisdicciocionales y otras reliquias del feudalismo: sistema este nales. que, como dice Montesquieu\*, se vió una vez en el ( \* Ap. n. 7. ) mundo, y que quizá nunca se volverá á ver. Traia orígen de las invasiones del norte, pero no se descogió ni arraigó del todo hasta el siglo X.-En España aunque introducido como en los demas reinos, no tuvo por lo comun la misma extension y fuerza; mayormente si, conforme al dictamen de un autor \* ( \* Ap. n. 8. ) moderno, era « la feudalidad una confederacion de « pequeños soberanos y déspotas, desiguales entre sí, y que te-« niendo unos respecto de otros obligaciones y derechos, se hallaa ban investidos en sus propios dominios de un poder absoluto y a arbitrario sobre sus súbditos personales y directos. » Las diferencias y mitigacion que hubo en España tal vez pendieron de la conquista de los sarracenos, ocurrida al mismo tiempo que se esparcia el feudalismo y tomaba incremento. Verdad es que tampoco se ha de entender á la letra la definicion trasladada, no habiendo acaecido estrictamente los sucesos al compas de las opiniones del autor citado. Edad la del feudalismo de guerra y de confusion, caminábase en ella como á tientas y á la ventura; trastornándose á veces las cosas á gusto del mas poderoso, y digámoslo asi, á punta de lanza. Por tanto variaban las costumbres y usos no solo entre las naciones, pero aun entre las provincias y ciudades; notando \* Giannone con respecto á Italia que en unos lugares se arreglaban los feudos de una manera, y en otros de

otra. No menos discordancia reinó en España.

Al examinar las córtes este negocio, presentábanse á la discusion tres puntos muy distintos: el de los señoríos jurisdiccionales; el de los derechos y prestaciones anejas á ellos con los privilegios del mismo orígen, llamados exclusivos, privativos y prohibitivos; y el de las fincas enagenadas de la corona, ya por compra ó recom-

pensa, ya por la sola voluntad de los reves.

Antes de la invasion árabe el fuero juzgo ó código de los visigodos, que era un complexo de las costumbres y usos sencillos de las naciones del norte, y de la legislacion mas intrincada y sabia de los Teodosios y Justinianos, habia servido de principal pauta para la direccion de los pueblos peninsulares. Segun él \* ( \* Ap. n. 10. ) desempeñaban la autoridad judicial el monarca y los barones á quien este la delegaba, ó individuos nombrados por el consentimiento de las partes. Solian los primeros reunir las facultades militares á las civiles. Intervenian tambien \* los ( \* Ap. n. 11. ) obispos: disposicion no menos acomodada á las costumbres del septentrion, trasmitidas á la posteridad por la sencilla y correcta pluma de César \*, y por la tan vigorosa de ( \*Ap. n. 12.) Tácito\*, cuanto conforme al predominio que en el ( \* Ap. n. 18. ) antiguo mundo romano habia adquirido el sacerdocio despues que Constantino habia con su conversion afirmado el imperio de la cruz.

Inundada España por las huestes agarenas, y establecida en lo mas del suelo peninsular la dominacion de los califas y de sus tenientes, como igualmente de la creencia del Koran, se alteraron ó decayeron mucho en la práctica las leyes admitidas en los concilios de Toledo, y promulgadas por los Euricos y Sisenandos. En el pais conquistado prevaleció de consiguiente, sobre todo en lo criminal, la sencilla legislacion de los nuevos dueños; decidiéndose los procesos y las causas por medio de la verbal y expedita justicia del cadí ó de un\* alcalde particular: siempre que no las cortaba el alfange ó antojo del vencedor.

Pocos litigios en un principio debieron de suscitarse en las circunscriptas y ásperas comarcas que los cristianos conservaron libres; sujetándose probablemente el castigo de los delitos y crímenes á la pronta y severa jurisdiccion de los caudillos militares. Ensanchando el territorio y afianzándose los nuevos estados de Asturias, Navarra, Aragon y Cataluña, restableciéronse parte de las usanzas y leyes antiguas, y se adoptaron poco á poco con mayor ó menor variacion las reglas y costumbres feudales, introducidas con especialidad en las provincias aledañas de Francia: tomando de aqui nacimiento la jurisdiccion que podemos llamar patrimonial.

Conforme á ella nombraban los señores, las iglesias y los monasterios ó conventos en muchos parages jueces de primera instancia y de segunda, que no eran sino meros tenientes de los dueños,

bajo el título de alcaldes ordinarios y mayores, de bailes ú otras equivalentes denominaciones. El gobierno de reyes débiles, pródigos ó menesterosos, y las minoridades y tutorías acrecentaron extraordinariamente estas jurisdicciones. De muy temprano se trató de remediar los males que causaban, aunque sin gran fruto por largo tiempo. Las leyes de partida, como el fuero juzgo, no conocieron otra derivacion de la potestad judicial que la del monarca, ó la de los vecinos de los pueblos, diciendo \*... « Es-( \* Ap. n. 15.) « tos tales (los juzgadores) non los puede otro poner a si non ellos (emperadores ó reyes) ó otro alguno á quien ellos « otorgasen señaladamente poder de lo fazer, por su carta ó por « su privilegio, ó los que pusiesen los menestrales...» Adviértase que esta ley llamaba privilegio á la concesion otorgada á los particulares, y no asi á la facultad de que gozaban los menestrales de nombrar sus gefes en ciertos casos: lo que muestra, para decirlo de paso, el respeto y consideracion que ya entonces se tenia en España á la clase media y trabajadora. Otra ley \* ( \* Ap. n. 16. ) del mismo código dispone que si el rey hiciere donacion de villa ó de castillo ó de otro lugar « non se entiende que él « da ninguna de aquellas cosas que pertenecen al señorio del reg-« no señaladamente; asi como moneda ó justicia de sangre... » Y añade que aun en el caso de otorgar esto en el privilegio « ...las « alzadas de aquel logar deben ser para el rey que fizo la dona-« cion é para sus herederos. » No obstante lo resuelto por esta y otras leyes, y haberse fundado una protección especial sobre los vasallos dominicales, creando jueces ó pesquisidores que conociesen de los agravios, asi en los juicios como en la exaccion de derechos injustos; continuaron los señores egerciendo la plenitud de su poder en materia de jurisdiccion, hasta el reinado de Don Fernando el V y de Doña Isabel su esposa.

Ceñidas entonces las sienes de estos monarcas con las coronas de Aragon y Castilla, conquistada Granada, descubierto un nuevo mundo, sobreviniendo de tropel tantos portentos; hacedero fue acrecer y consolidar la potestad soberana, y poner coto á la de los señores. El sosiego público y el buen órden pedian semejante mudanza. Coadyuvaron á ella el arreglo y mejoras que los mencionados reyes introdujeron en los tribunales, la nueva forma que dieron al consejo real y la creacion de la suprema santa hermandad: magistratura extraordinaria que entendiendo, por via de apelacion, en muchas causas capitales, dió fuerza y unidad á las hermandades subalternas, y enfrenó á lo sumo los desmanes y violencias que se cometian bajo el amparo de señores poderosos, armados del capacete ó revestidos del hábito religioso.

Jimenez de Cisneros, Cárlos V, Felipe II ensancharon aun mas la autoridad y dominio de la corona. Lo mismo aconteció bajo los reyes sus sucesores y bajo la estirpe borbónica: llegando á punto que en 1808, si bien proseguian los señores nombrando jueces en muchos pueblos, tenian los elegidos que estar dotados de cualidades indispensables que exigian las leyes, sin que pudiesen conocer de otros asuntos que de delitos ó faltas de poca entidad, y de las causas civiles en primera instancia; quedando siempre el recurso de apelacion á las audiencias y chancillerías.

Aunque tan menguadas las facultades de los señores en esta parte, claro era que aun asi debian desaparecer los señorios jurisdiccionales: siendo conveniente é inevitable uniformar en toda la

monarquía la administracion de justicia.

En cuanto á derechos, prestaciones y privilegios exclusivos, habia mucha variedad y prácticas extrañas. Abolidos los señoríos, de suyo lo estaban las cargas destinadas á pagar los magistrados y dependientes de justicia que nombraban los antiguos dueños. La misma suerte tenia que caber á toda imposicion ó pecho que sonase á servidumbre, no debiendo sin embargo confundirse, como querian algunos, el verdadero feudo con el foro ó enfiteusis, pues aquel consiste en una prestacion de mero vasallaje, y el último se reduce á un censo pagado por tiempo ó perpetuamente en trueque del usufructo de una propiedad inmueble. Servidumbre por ejemplo era la luctuosa, segun la cual á la muerte del padre recibia el señor la mejor prenda ó alhaja, añadiéndose al quebranto y duelo la pérdida de la parte mas preciosa del haber ó hacienda de la familia. Igualmente aparecia carga pesada y aun mas vergonzosa la que pagaba un marido por gozar libremente del derecho legítimo que le concedian sobre su esposa el contrato y la bendicion nupcial. Tan fea y reprensible costumbre no se conservaba en España sino en parajes muy contados: mas general habia sido en Francia dando ocasion á un rasgo festivo de la pluma de Montesquieu \* ( \* Ap. n. 17.) en obra tan grave como lo es el Espíritu de las Leyes. No le imitaremos, si bien prestaba á ello ser los monjes de Poblet los que todavía cobraban en la villa de Verdú 70 libras catalanas al año en resarcimiento de uso tan profano, y conocido por nuestros mayores bajo el significativo nombre de derecho de pernada. Los privilegios exclusivos de hornos, molinos, almazaras, tiendas, mesones con otros, y aun los de pesca y caza en ciertas ocasiones, debian igualmente ser derogados como dañosos á la libertad de la industria y del tráfico, y opuestos á los intereses y franquezas de los otros ciudadanos. Mas tambien exigia la equidad que, asi en esto como en lo de alcabalas, tercias y otras adquisiciones de la misma naturaleza, se procurase indemnizar, en cuanto fuese permitido y en señaladas circunstancias, á los actuales dueños de las pérdidas que con la abolicion iban á experimentar. Pues reputándose los expresados privilegios y derechos en los tiempos en que se concedieron por tan legítimos y justos como cualquiera otra propiedad, recia cosa era que los descendientes de un Guzman el Bueno, á quien

en remuneracion de la heróica defensa de Tarifa se hizo merced del goce exclusivo del almadraba ó pesca del atun en la costa de Conil, resultasen mas perjudicados por las nuevas reformas que la posteridad de alguno de los muchos validos que recibieron en tiempo de su privanza tierras ú otras fincas, no por servicios, sí por deslealtades ó por cortesanas lisonjas. El distinguir y resolver tantos y tan complicados casos ofrecia dificultades que no allanaban ni las pragmáticas, ni las cédulas, ni las decisiones, ni las consultas que al intento y en abundancia se habian promulgado ó extendido en los gobiernos interiores: por lo que menester se hacia tomar una determinacion, en la cual, respetando en lo posible los derechos justamente adquiridos de los particulares, se tuviese por principal mira y se prefiriese á todo la mayor independencia y bien entendida prosperidad de la comunidad entera.

Venia, despues de las jurisdicciones feudales y de los derechos y privilegios anexos á ellas, el exámen del punto aun mas delicado, de los bienes raices ó fincas enagenadas de la corona. Cuando la invasion de las naciones septentrionales en la península española, dividieron los conquistadores el territorio en tres partes, reservándose para sí dos de ellas, y dejando la otra á los antiguos poseedores. Destruyeron los árabes ó alteraron semejante distribucion, de la que sin duda hasta el rastro se habia perdido al tiempo de la reconquista de los cristianos. Y por tanto no siendo posible, generalmente hablando, restituir las propiedades á los primitivos dueños, pasaron aquellas á otros nuevos, y se adquirieron: 1º por repartimiento de conquista; 2º por derecho de poblacion ó cartas pueblas; 3º por donaciones remuneratorias de servicios eminentes; 4º por dádivas que dispensaron los reyes llevados de su propia ambicion ó mero antojo, y por enagenacion con pacto de retro; 5º por compras ú otros traspasos posteriores.

Justísima y gloriosa la empresa que llevaron á cima nuestros abuelos de arrojar á los moros del suelo patrio, nadie podia disputar á los propietarios de la primera clase el derecho que se derivaba de aquella fuente. Tampoco parecia estar sujeto á duda el de los que le fundaban en cartas pueblas, concedidas por varios príncipes á señores, iglesias y monasterios, para repoblar y cultivar yermos y terrenos que quedaron abandonados de resultas de la irrupcion árabe, y de las guerras y otros acontecimientos que sobrevinieron. Solo podia exigirse en estas donaciones el cumplimiento de las cláusulas, bajo las cuales se otorgaron; mas no otra cosa.

Respetaban todos las adquisiciones de bienes y fincas que procedian de servicios eminentes, ó de compras y otros traspasos legales. No asi las enagenaciones de la corona hechas con pacto de retro por la sola y antojadiza voluntad de los reyes, inclinándose muchos á que se incorporasen á la nacion del mismo modo que an-

tes se hacia á la corona; doctrina esta antigua en España, mantenida cuidadosamente por el fisco, y apoyada en general por el consejo de hacienda que á veces extendia sus pretensiones aun mas lejos. La fomentaron casi todos los príncipes \*, y apenas se cuenta uno de los de Aragon ó Castilla que habiendo cedido jurisdicciones, derechos y fincas, no se arrepintiese en seguida y tratase de recuperarlas á la corona.

Pero no era fácil meterse ahora en la averiguacion del orígen de dichas propiedades, sin tocar al mismo tiempo al de todas las otras. Y ¿ cómo entonces no causar un sacudimiento general, y excitar temores los mas fundados en todas las familias? Por otra parte el interés bien entendido del estado no consiste precisamente en que las fincas pertenezcan á uno ú á otro individuo, sino en que reditúen y prosperen, para lo que nada conduce tanto como el disfrute pacífico y sosegado de la propiedad. Los sabios y cuerdos representantes de una nacion huyen en materias tales de escudriñar en lo pasado: proveen para lo porvenir.

No se apartaron de esta máxima en el asunto de que vamos tratando las córtes extraordinarias. Dió principio á la discusion en 30 de marzo Don Antonio Lloret diputado por Valencia y natural de Alberique, pueblo que habia traido continuas reclamaciones contra los duques del Infantado: formalizando dicho señor una proposicion bastantemente racional dirigida á que \* « se « reintegrasen á la corona todas las jurisdicciones, « asi civiles como criminales, sin perjuicio del competente reinte-« gro ó compensacion á los que las hubiesen adquirido por con-« trato oneroso ó causa remuneratoria. » Apoyaron al señor Lloret varios otros diputados, y pasó la propuesta á la comision de constitucion. Renovóla en 1º de junio y le dió mas ensanches el señor Alonso y Lopez diputado por Galicia, reino aquejado de muchos señoríos, pidiendo que ademas del ingreso en el erario, mediante indemnizacion de ciertos derechos, como ter-( \* Ap. n. 20. ) cias reales, alcabalas, yantares \* etc. « se desterrase « sin dilacion del suelo español y de la vista del público el feuda-« lismo visible de horcas, argollas y otros signos tiránicos é in-« sultantes á la humanidad, que tenia erigido el sistema feudal en « muchos cotos y pueblos... »

Mas como indicaba que para ello se instruyese expediente por el consejo de Castilla y por los intendentes de provincia, levantóse el señor García Herreros y enérgicamente expresó\*...
« Todo eso es inútil... En diciendo, abajo todo, fuera
« señorios y sus efectos, está concluido... No hay necesidad de que
« pase al consejo de Castilla, porque si se manda que no se haga no« vedad hasta que se terminen los expedientes, jamas se verificará.
« Es preciso señalar un término como lo tienen todas las cosas, y no
« hay que asustarse con la medicina, porque en apuntando el cán-

« cer hay que cortar un poco mas arriba. » Arranque tan inesperado produjo en las córtes el mismo efecto que si fuese una centella eléctrica, y pidiendo varios diputados á Don Manuel García Herreros que fijase por escrito su pensamiento, animóse dicho señor, y dióle sobrada amplitud, añadiendo « á la incorporacion de « señorios y jurisdicciones la de posesiones, fincas y todo cuanto se « hubiese enagenado ó donado, reservando á los poseedores el rea integro á que tuviesen derecho... » Modificó despues sus proposiciones, que corrigió tambien la misma discusion.

Empezó esta el 4 del citado junio leyéndose antes una representacion de varios grandes de España, en la que en vez de limitarse á reclamar contra la demasiada extension de la propuesta hecha por el señor García Herreros, entrometíanse aquellos imprudentemente á alegar en su favor razones que no eran del caso, llegando hasta sustentar privilegios y derechos los mas abusivos é injustos. Lejos de aprovecharles tan inoportuno paso dañóles en gran manera. Por fortuna hubo otros grandes y señores que mostraron mayor tino y desprendimiento.

La discusion fue larga y muy detenida, prolongándose hasta finalizar el mes. Puede decirse que en ella se llevó la palma el señor García Herreros, quien con elocucion nerviosa, á la que daba fuerza lo severo mismo y atezado del rostro del orador, exclamaba en uno de sus discursos: « ¿ Qué diria de su representante aquel « pueblo numantino (llevaba la voz de Soria, asiento de la antigua « Numancia) que por no sufrir la servidumbre quiso ser pábulo « de la hoguera? ¿ Los padres y tiernas madres que arrojaban á « ella sus hijos, me juzgarian digno del honor de representarlos, « si no lo sacrificase todo al ídolo de la libertad? Aun conservo en « mi pecho el calor de aquellas llamas, y él me inflama para ase- « gurar que el pueblo numantino no reconocerá ya mas señorio « que el de la nacion. Quiere ser libre, y sabe el camino de serlo. » En los debates no se opuso casi ningun diputado á la abolicion

de lo que realmente debia entenderse por reliquias de la feudalidad. Hubo señores que propendieron á una reforma demasiado amplia y radical, sin atender bastante á los hábitos, costumbres y aun derechos antiguos, al paso que otros pecaron en sentido contrario. Adoptaron las córtes un medio entre ambos extremos. Y despues de haberse empezado á votar el 1" de julio ciertas bases que eran como el fundamento de la medida final, se nombró una comision para reverlas y extender el conveniente decreto. Promulgóse este con fecha de \* 6 de agosto concebido en términos jui-

ciosos, si bien todavía dió á veces lugar á dudas. Abolíanse en él los señorios jurisdiccionales, los dictados de vasallo y vasallage, y las prestaciones asi reales como personales del mismo orígen: dejábanse á sus dueños los señorios territoriales y solariegos en la clase de los demas derechos de propiedad particular,

excepto en determinados casos, y se destruian los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos, tomándose ademas otras oportunas disposiciones.

Con la publicacion del decreto mucho ganaron en la opinion las córtes, cuyas tareas en estos primeros meses de sesiones en Cádiz no quedaron atras por su importancia de las emprendidas anteriormente en la isla de Leon.

Mirábase como la clave del edificio de las reformas la constitucion que se preparaba. Los primeros trabasentan à las corjos presentáronse ya á las córtes el 18 de agosto, y no tes sobre constitucion. tardaron en entablarse acerca de ellos los mas empeñados y solemnes debates. Lo grave y extenso del asunto nos obliga á no entrar en materia hasta uno de los próximos libros que des-

tinaremos principalmente á tan esencial y digno objeto.

Tambien empezaron entonces á tratar en secreto las córtes de un negocio sobradamente arduo. Habia la regencia recibido una nota del embajador de Inglaterra con fecha de 27 de mayo, incluyéndose en ella un

Ofrecen los ingleses su mediade América.

Primeros traba-

pliego de su hermano el marqués de Wellesley de 4 del mismo mes, en cuyo contenido, despues de contestar á varias reclamaciones fundadas del gabinete español sobre asuntos de ultramar,

se añadia como para mayor satisfaccion\*, « que el ob-« jeto del gobierno de S. M. B. era el de reconciliar « las posesiones españolas de América con cualquier gobierno « (obrando en nombre y por parte de Fernando VII) que se re-« conociese en España... » Encargándose igualmente al mismo embajador que promoviese « con urgencia la oferta de la me-« diacion de la Gran Bretaña con el objeto de atajar los pro-« gresos de aquella desgraciada guerra civil, y de efectuar á « lo menos un ajuste temporal que impidiera mientras durase la « lucha con la Francia hacer un uso tan ruinoso de las fuerzas del « imperio español... » Se entremezclaban estas propuestas é indicaciones con otras de diferente naturaleza, relativas al comercio directo de la nacion mediadora con las provincias alteradas, como medio el mas oportuno de facilitar su pacificacion; pero manifestando al mismo tiempo que la Inglaterra no interrumpiria en ningun caso sus comunicaciones con aquellos paises. Pidió ademas el embajador inglés que se diese cuenta á las córtes de este negocio.

Obligada estaba á ello la regencia, carcciendo de facultades para terminar en la materia tratado ni convenio alguno; y en su consecuencia pasó á las córtes el ministro de estado el dia 1º de junio, y leyó en sesion secreta una exposicion que á este propósito habia extendido.

Nada convenia tanto á España como cortar luego y felizmente las desavenencias de América, y sin duda la mediacion de Inglaterra presentábase para conseguirlo como poderosa palanca. Pero

variar de un golpe el sistema mercantil de las colonias, era causar por de pronto y repentinamente el mas completo trastorno en los intereses fabriles y comerciales de la península. Aquel sistema habíanle seguido en sus principales bases todas las naciones que tenian colonias, y sin tanta razon como España, cuyas manufacturas mas atrasadas imperiosamente reclamaban, á lo menos por largo tiempo, la conservacion de un mercado exclusivo. Sin embargo las córtes acogiendo la oferta de la Inglaterra, ventilaron y decidieron la cuestion en este junio bastante favorablemente. Omitimos en la actualidad especificar el modo y los términos en que se hizo; reservándonos verificarlo con detenimiento en el año próximo, durante el cual tuvo remate este asunto, si bien de un modo fatal é imprevisto.

Por el mismo tiempo en que ahora vamos, se entabló Tratos con Rusia. otra negociacion muy sigilosa y propia solo de la competencia de la potestad ejecutiva. Don Francisco Zea Bermudez habia pasado á San Petersburgo en calidad de agente secreto de nuestro gobierno, y en junio de vuelta á Cádiz anunció que el emperador de Rusia se preparaba á declararse contra Napoleon, pidiendo únicamente á España que se mantuviese firme por espacio de un año mas. Despachó otra vez la regencia á Zea con amplios poderes para tratar, y con respuesta de que nó solo continuaria el gobierno defiendiéndose el tiempo que el emperador deseaba, sino mucho mas y en tanto que existiese, porque prescindiendo de ser aquella su invariable y bien sentida determinacion, tampoco podria tomar otra exponiéndose á ser víctima del furor del pueblo siempre que intentase entrar en composicion alguna con Napoleon ó su hermano. Partió Zea, y viéronse á su tiempo cumplidos pronósticos tan favorables. Bien se necesitó para confortar los ánimos de los calamitosos desastres que experimentaron nuestras armas al terminarse el año.

La campaña cargó entonces de recio contra el levante de la península, llevando el principal peso de la guerra los españoles. Y del propio modo que los aliados escarmentaron y entretuvieron en el occidente de España durante los primeros meses de 1811 la fuerza mas principal y activa del ejército enemigo, asi tambien en el lado opuesto, y en lo que restaba de año distrajeron los nuestros exclusivamente gran golpe de franceses, destinados á apoderarse de Valencia, y exterminar las tropas alli reunidas, las que si bien deshechas en ordenadas batallas, incansables segun costumbre, y felices á veces en parciales reencuentros, dieron vagar á lord Wellington, como las otras partidas y demas fuerzas de España, para que aguardase tranquilo y sobre seguro el sazonado momento de atacar y vencer á los enemigos.

Expedicion de Blake abandonado el condado de Niebla, determinó pasar á Valencia asistido del ejército expedicionario, ya para proteger

aquel reino muy amenazado despues de la caida de Tarragona, ya para distraer por levante las fuerzas de los franceses. Ibale bien semejante plan á Don Joaquin Blake, mal avenido con el imperioso desabrimiento de lord Wellington, á quien tampoco desagradaba mantener lejos de su persona á un general en gran manera autorizado como presidente de la regencia de España, y de condicion menos blanda y flexible que Don Francisco Javier Castaños.

Necesitó Blake del permiso de las córtes para colocarse á la cabeza de la nueva empresa. Obtúvole fácilmente, y la regencia dando á dicho general poderes muy amplios, puso bajo su mando las fuerzas del 2° y 3° ejércitos con las de las partidas que dependian de ambos, y ademas las tropas expedicionarias.

Se componian estas de las divisiones de los generales Zayas y Lardizabal, y de la caballería á las ordenes de Don Casimiro Loy, de 9 á 10,000 hombres en todo. Aportaron á Almería el 31 de julio, y tomaron pronto tierra, excepto la artillería y parte de los bagages que fueron á desembarcar á Alicante. En seguida y de paso para su destino se incorporaron aquellas momentáneamente con el 3er ejército que al mando de Don Manuel Freire ocupaba las estancias de la venta del Baul, teniendo fuerzas destacadas por su derecha é izquierda. Permaneció alli hasta el 7 de agosto Don Joaquin Blake dia en que partió camino de Valencia, anticipándose á sus divisiones con objeto de preparar y reunir los medios mas oportunos de defensa.

Delante de Freire alojábase el general Leval que Operaciones de regia el 4º cuerpo francés bastante apurado por el brio ambas reunidas. que en su derredor habia cobrado el ejército español y los partidarios. Esto y el temor que inspiraba el movimiento de las fuerzas expedicionarias impelió al mariscal Soult á marchar en auxilio de Granada, maniobrando de modo que pudiese envolver y aniquilar al ejército español. Con este propósito or- medidas que todenó al general Godinot que en la noche del 6 al 7. de agosto cayese con su division compuesta de unos 4000 hombres y 600 caballos sobre Baeza, y ciñese y abrazase la derecha de los españoles que al cargo de Don Ambrosio de la Cuadra permanecia apostada en Pozohalcon: al propio tiempo determinó que se pusiese el 7 en movimiento el general Leval dirigiéndose sobre el centro de los españoles, adonde el 8 acudió tambien en persona el mismo mariscal. Quedaron en la ciudad de Granada a'gunas fuerzas, asi para atender á la conservacion de la tranquilidad, como para evolucionar del lado de las Alpujarras contra la gente que mandaba el conde del Montijo.

Aunque Don Manuel Freire sospechó desde luego los intentos del enemigo, no juzgó oportuno abandonar la posicion de la venta del Baul que consideraba fuerte, y pensó solo en reforzar su derecha, enviando al efecto la division expedicionaria del mando de Don José Zayas; compuesta de 5000 hombres y la caballería que gobernaba Don Casimiro Loy. Ausente momentaneamente el citado Zayas, tomó la direccion de esta fuerza Don José Odonell gefe de estado mayor del 3er ejército, quien se encaminó á los vados del Manzano en Guadiana menor, para obrar en union con Don Ambrosio de la Cuadra, contener á los franceses y aun atacarlos. Mas como hubiese ya el último echado pie atras receloso de la cercanía del enemigo, no recibió las órdenes del general en gefe sino en Castril, á cuyo punto habia llegado el 9.

Entre tanto Don José Odonell se colocó junto á Zújar en las alturas de la derecha del rio Barbate, que otros llaman Guardal, y Godinot adelantándose sin tropiezo le atacó en sus puestos. Cruzaron los franceses el Barbate, vadeable por todos lados, á las once de la mañana del 9, protegiéndoles su artilleria de que carecian los nuestros. Envió Godinot contra la izquierda española gran número de tiradores, al paso que trabó recio combate por la derecha. Ció aqui el regimiento de Toledo escaso de gente y le siguieron otros, retirándose al principio con buen órden, que se descompuso en breve á gran desdicha. La caballería del mando de Loy que vino de Benamaurel fue igualmente rechazada y se retiró á Cúllar, adonde se le juntó la infantería. Perdiéronse en esta ocasion 433 muertos y heridos, y unos 1100 prisioneros y extraviados, recibiendo tan desventurado golpe á las órdenes de Don José Odonell una division que bajo Zayas habia sobresalido poco antes en los campos de la

Felizmente no se aprovechó Godinot cual pudiera de la victoria temiendo le atacase por la espalda Don Ambrosio de la Cuadra, por lo cual dirigió contra este toda la caballería y la brigada del general Rignoux, limitándose á enviar la vuelta de Cúllar y Baza algunas tropas de la vanguardia.

A semejante acaso debió Don Manuel Freire poder retirarse, sin que se le interpusiese á su espalda el enemigo. Sostúvose aquel general firme en la posicion del Baul todo el dia 9, repeliendo acertadamente el ataque de los franceses. Mas sabedor á las cinco de la tarde de lo acaecido en Zújar, resolvió abandonar por la noche el campo, y replegarse al reino de Murcia. Consiguió atravesar sin tropiezo la ciudad de Baza, y entrar en Cúllar adonde habia llegado antes Don José Odonell. De alli marchando todo el ejército á las Vertientes, dispuso Freire que la caballería del 3er ejército mandada por el brigadier Osorio, y la expedicionaria á las órdenes de Don Casimiro Loy cubriesen el movimiento, Acosaba á

nuestros ginetes el general Soult hermano del mariscal, y el 10 dióles tan violenta acometida que los obligó á cejar y á ponerse al abrigo de los infantes. Freire entonces determinó proseguir la retirada á pesar del cansancio de la tropa, distribuyendo la fuerza hácia las montafias de ambos lados del camino.

Por las de la derecha yendo á Murcia tiró Don José Antonio de Sanz con la 3ª division propia de su mando, y con la 2ª que tambien debia obedecerle. Por las de la izquierda y en la dirección de la ciudad maniobraba Don Manuel Freire. Sanz al comenzar su retirada se vió rodeado él y la 3º division en el peñon de Vertientes; mas impuso respeto al enemigo por medio de una diestra maniobra de amago, y enderezándose á Oria, se unió el 11 en Alboa con la 2º division. Juntas ambas marcharon por Huercal, Oria y Aguilar, en donde encontrándose con 300 dragones enemigos, los arrollaron y les cogieron caballos y efectos. Despues hecho alto y tomado algun descanso, llegaron el 15 sin otra desventura á Palmar de Don Juan, habiendo andado 37 leguas en 6 días, y comido solo tres ranchos. Penuria que nadie soporta con tanta resignacion como el soldado español. Mereció Sanz en aquel lance justas alabanzas por el arrojo y tino con que guió su tropa.

Acosado de peor estrella se vió casi perdido Don Manuel Freire, teniendo su gente desarrancada de las teles del tercer banderas, que encaramarse por lugares ásperos, y pasar el puerto del Chiribel con direccion a Murcia. Las expediciona-

1

Nuevos cuarejército y repa-racion de las fuer-

Al cabo de mil afanes y de haber marchado á veces sin respiro 13 y mas leguas, reunió aquel general sus soldados el 11 en Caravaca, en donde permaneció el 12, y se le incorporó Don Ambrosio de la Cuadra que se habia retirado por su cuenta y hácia aquella parte con la 1ª division. Sentó luego Freire sus cuarteles en Alcantarilla, y colocó debidamente sus fuerzas reducidas ahora á la caballería del brigadier Osorio y á tres divisiones propias del 3<sup>er</sup> ejército, por haberse á la sazon separado via de Valencia las expedicionarias.

El general Leval llegó el 14 á Velez el Rubio, y se extendieron al desfiladero de Lumbreras á tres leguas de Lorca los generales Latour Maubourg y Soult con los ginetes. Hicieron todos ellos en otras excursiones muchos daños, y hubo parage en que abrasaron hasta 22 alquerías.

Al mismo tiempo no dejaron al del Montijo tranquilo Unese Montijo al las fuerzas qué el mariscal Soult habia enviado sobre las Alpujarras y la costa, y que ascendian á 1800 peones y 1000 caballos. Llegaron estas á Almería á tiempo que todavía desembarcaba un batallon de la expedicion de Blake que pudo librarse. Lo mismo aconteció á Montijo que no dejó de molestar al enemigo y aun de sorprender la guarnicion de Motril, con cuyo trofeo y otros prisioneros se reunió al cuerpo principal del ejército. Otros partidarios desasosegaban tambien no poco á los franceses, recobrando á menudo el botin que recogian estos por las montañas y tierra de Murcia. Se distinguieron especialmente Villalobos, Marques, y sobre todo Don Juan Fernandez, alcalde de Utivar.

Entregó el mando Don Manuel Freire en Mula el 7 de setiembre à Don Nicolas Mahy que vimos en Galimando à Freire el general Mahy. cia y Asturias. Provino la desgracia de aquel aunque solo, temporal, de la aciaga jornada de Zújar y sus consecuencias, acerca de la cual se hizo una sumaria informacion á instancia de las córtes. Los comprometidos salieron salvos: con justicia Freire no teniendo culpa de lo sucedido en el Barbate, pues sus órdenes fueron bastante acertadas. No juzgaron lo mismo muchos en cuanto á Don José Odonell y á Don Ambrosio de la Cuadra, habiendo el primero empeñado y sostenido malamente una accion, y no cumplido el segundo como quizá pudiera con lo que el general en gefe le habia prevenido.

No insistieron por entonces los franceses en proseguir hasta Murcia. Daban cuidado al mariscal Soult nuevas que Los franceses

no prosigneu à le venian de Extremadura, y el aparecimiento en la Murcia. serranía de Ronda del general Ballesteros : hablare-

mos de esto mas adelante.

Valencia. Esta-

do de aquel reino. Llegada de

Ahora pondremos los ojos en el reino de Valencia. adonde habia llegado Don Joaquin Blake. Mandaba antes, segun ya apuntamos, el marqués del Palacio, cuyas providencias eran por lo comun mas pro-

pias de la profesion religiosa que de la de un general entendido y diligente. Pensaba mucho en procesiones, poco en las armas, pregonando inexpugnables los muros valencianos despues que habia en su derredor paseado á la vírgen de los Desamparados, imágen muy venerada de los habitadores. A este son caminaba en lo demas. No era culpa de Palacio mas sí de la regencia de Cádiz, que

en sus elecciones anduvo á veces sobrado desatentada.

Gefe Don Joaquin Blake de otra capacidad, puso término á las singularidades y desbarros del mencionado marqués. Providencias de este general. Activó las medidas de defensa, reforzó los regimientos, ejercitó los reclutas, perfeccionó las obras del castillo de Murviedro, y fortificó el antiguo de Oropesa que dominaba el camino real de Cataluña. Urgia tomar tales medidas, amenazando Suchet invadir aquel reino.

Habíale ya para ello dado Napoleon la órden en 25 Se dispone Su-chet à invadir aquel reino, de agosto, con prevención de que el 15 de setiembre estuviese el ejército lo mas cerca que ser pudiera de la ciudad de Valencia. Para cumplir Suchet con lo que se le mandaba trató primero de asegurar las espaldas; dejó 7000 hombres bajo el general Frère en Lérida, Monserrat y Tarragona con destino á cubrir estos puntos y la navegacion del Ebro. Igual número en Aragon al cargo del general Musnier. El ejército francés del norte de la Cataluña y un cuerpo de reserva que se formaba en Navarra debian tambien apoyar en cuanto les fuera dado las operaciones. Lo mismo por la parte de Cuenca el ejército del centro, y por la de Murcia el del mediodia.

Tomados estos acuerdos púsose Suchet en movimiento el 15 de setiembre la vuelta de Valencia: ascendia la fuerza que consigo llevaba á 22,000 hombres. Distribuyóla en tres columnas de marcha. Partió una de Teruel á las órdenes del general Harispe, la cual, en vez de seguir el camino de Segorbe, torció á su izquierda para juntarse mas pronto con las otras. Formaba la segunda la division italiana del cargo de Palombini en la que iban los napolitanos, y tiró por Morella y San Mateo. Salió Suchet con la tercera de Tortosa compuesta de la division del general Habert, de una reserva que capitaneaba Robert, de la caballería y de la artillería de campaña. Yendo sobre Benicarló tomó el mariscal francés la ruta principal que de Cataluña se dirige á Valencia. Al paso dejó en observacion de Peñíscola un batallon y 25 caballos, y llegando á Torreblanca el 19 aventó de Oropesa algunos soldados españoles, encerrándose en el castillo los que de estos debian guarnecerle. Entraron los franceses aquella villa de corto vecindario, y habiendo intimado inútilmente la rendicion al castillo, barriendo este con sus fuegos, colocado en lo alto, el camino real, tuvo Suchet que desviarse y caer hácia Cabanes. Unióse en aquellos alrededores con las columnas de Harispe y Palombini, y marchó adelante junto ya todo su ejército. Ocupó el 21 á Villareal y cruzó el Mijares vadeable en la estacion de verano, ademas de un magnifico puente de trece ojos que facilita el paso. La vanguardia de la caballería española estaba á la márgen derecha y se vió obligada á retirarse : con lo que sin otro tropiezo asomó Suchet á la villa y fuerte de Murviedro.

Las llegada fue mas pronto de lo que hubiera querido Don Joaquin Blake, quien necesitaba de mas espacio para uniformar y disciplinar su gente, y tambien para agrupar cerca de sí todas las fuerzas que habian de intervenir en la campaña. Eran estas las del reino de Valencia ó sea segundo ejército, las que dependian de él y guerreaban en Aragon bajo los gefes Don José Obispo y Don Pedro Villacampa, parte de las del tercer ejército y las expedicionarias. Las últimas se habian detenido por causa de la fiebre amarilla que picó reciamente durante el estio y otoño en Cartagena, Alicante, Murcia y varios pueblos de los contornos. Retardáronse las otras con motivo de marchas ú operaciones que hubieron de ejecutar antes de unirse al cuerpo principal. Blake no obstante guarneció á Murviedro, fortaleció mas y mas los atrincheramientos de Valencia y las orillas del

Guadalaviar, é hizo que el marqués del Palacio y la junta se trasladasen á la villa de Alcira, situada á cinco leguas de la capital en una isla que forma el Júcar, cuyas riberas debian servir de segunda línea de defensa. El del Palacio conservaba el mando particular del distrito, y por eso y quizá tambien para desemberazarse de persona tan engorrosa, le alejó Blake de Valencia so pretexto de poner al abrigo de las contingencias de la guerra las autoridades supremas de la provincia.

cripcion.

Era la toma de Murviedro el primer blanco de la suito del cautillo de marvielro de expedicion de Suchet. Alli tuvo su asiento la inregreso. Su sos mortal Sagunto. Con el trascurso del tiempo cambió de nombre, derivandose el actual del latin muri veteres, ó segum otros, del limosino mur vert. Yacia la antigua Sagunto en derredor de un monte, á cuyo pie por la parte septentrional se extiende hoy la poblacion que apenas pasa de 6000 almas.

Lame sus muros el Palancía que corre á la mar apartado abora dos leguas; antes, segun Polibio, siete estadios, unos mil pasos: lo cual prueba lo mucho que se han retirado las aguas, á no ser que se dilatase por alli la antigua ciudad. Opulenti-

( \* Ap. n. 24.) sima la llama Tito Livio \*, y en efecto grande hubo de ser su riqueza cuando despues de haber los moradores quemado en la plaza pública personas y efectos, quedaron tantos despojos que pudo el vencedor repartir entre su gente mucho botín, enviar no poco á Cartago, y reservar todavía bastante para emprender la campaña que meditaba contra Roma. Vestigios notables declararon su pasada grandeza que celebraron muchos poetas, en particular Bartolomé Leonardo de Argensola, que se duele del empleo humilde que en su tiempo se hacia de aquellos mármoles y de sus nobles inscripciones. La resistencia de Sagunto fue tan

empeñada, que segun cuenta el ya citado Polibio\*, ( \* Ap. n. 25. ) tuvo Anibal, herido en un muslo, que animar con su ejemplo al abatido soldado, sin perdonar cuidado ni fatiga alguna, y aun asi no entró la ciudad sino al cabo de ocho meses de sitio y en medio de liamas y ruinas. Muy atras quedo de la antigua defensa la que ahora vamos á trazar. Verdad es que no era ni con

mucho parecido el caso.

La poblacion moderna ya tan reducida, no se hallaba murada a punto de impedir una embestida seria del enemigo. Fundábase la resistencia en una nueva fortaleza elevada en el monte vecino, el cual, al invadir la primera vez Suchet el reino de Valencia, vimos que no estaba fortificado. Notôse la falta y tratôse en seguida de remediarla: tuvo para ello que destruirse en parte un teatro antiguo, préciosa reliquia conservada en los últimos tiempos con mucho esmero. La actual fortaleza, á que pusieron nombre de San Fernando de Sagunto, abrazaba toda la cima del cerro, habiendo aprovechado para la construccion paredones de un castillo de moros y otros derribos. Formaba el recinto como cuatro porciones ó reductos distintos bajo el nombre de Dos de mayo, San Fernando, Torreon y Agarenos, susceptible cada uno de separada defensa. Habia dentro 17 piezas, dos de á doce. Impidió el envío de otras de mayor calibre la repentina llegada de Suchet. Era la fortaleza atacable solo por el lado de poniente, inaccesible por los demas, de subida muy pina y de peña tajada. Habia delineado las obras modernas el comandante de ingenieros Don Juan Sanchez Cisneros. Encargóse del gobierno en 16 de setiembre el coronel ayudante general de estado mayor Don Luis María Andriani. Ascendia la guarnicion á unos 3000 hombres.

Cercanos los franceses cruzó el general Habert el 23 de setiembre el Palancia, y rodeando el cerro por oriente, dispuso al mismo tiempo que parte de su tropa se metiese en la villa cuyas calles barrearon los enemigos, atronerando tambien las casas ahora solitarias y sin dueño. Tiró á occidente la division de Harispe, y extendiéndose al sur se dió la mano con el general Habert. Situáronse los italianos en Petrés y Gilet camino de Segorbe, quedando de este modo acordonado el cerro en que se asentaban los fuertes. Destacó reservas Suchet hácia Almenara via de Cataluña: exploró la tierra del lado de Valencia.

Entonces impaciente y ensoberbecido con su buena fortuna determinó tomar por sorpresa la fortaleza de Sagunto. Registró con este objeto el circuito del monte, y oidos los ingenieros, creyó poder tentar una escalada por la falda inmediata á la villa, en donde le pareció vislumbrar restos de antiguas brechas mal reparadas.

Fijó Suchet las tres de la mañana del 28 de setiembre para dar la embestida. El mayor de ingenieros Chulliot mandaba la primera columna francesa. Debia seguirle el coronel Gudin, y adelantar á todos y apoyarlos el general Habert. Tambien trataron los enemigos de distraer á los nuestros por los demas parages.

Reuniéronse aquellos para efectuar la escalada á media subida en una cisterna distante 40 toesas de la cima. Vigilante Andriani descubrió por medio de una salida los proyectos del enemigo, y alerta con los suyos cerró los accesos que establecian comunicacion entre los diversos fuertes. Un tiro ú arma falsa de los acometedores abrevió una hora el ataque, respondiendo los nuestros al fusitazo con descargas y grandes alaridos. Andriani arengó á los soldados, recordóles memorias del suelo que pisaban, ¡Sagunto! y embistiendo á la sazon Chulliot, enardecidos los españoles le rechazaron completamente, y á Gudin que cayó herido de una granada en la cabeza, y Habert cuyos soldados espantados huyeron y dejaron sembradas de cadáveres las faldas del-monte, cuan largamente se extendian entre un baluarte que llevaba el apellido ilustre de Daoiz y el fuerte de Dos de mayo. Así en presencia de venerables

restos se confundian antiguos y nuevos trofeos; apoderándose los cercados de varios fusiles, de mas de 50 escalas, de otras herramientas. Perdieron los franceses 400 hombres. Escarmentado Suchet aprendió á obrar con mayor cordura, y preciso le fue sitiar en forma mas arreglada, fortaleza tan bien defendida.

Ibánsele entre tanto aproximando á Don Joaquin Blake las fuerzas que aguardaba, y dispuso que Don José Obispo con cerca de 3000 hombres se quedase del lado de Segorbe para incomodar al enemigo mientras permaneciese este en Murviedro. Tambien colocó por su izquierda en Bétera con el mismo fin á Don Cárlos Odonell, asistido de una columna de igual fuerza compuesta de la division

Reencuentro en de Don Pedro Villacampa procedente de Aragon, y soneja y segorbe.

Don José Sanjuan. Quiso Suchet alejar de sí vecinos tan molestos, y al propósito ordenó á Palombini que ahuyentase al general Obispo, quien, habiéndose adelantado hasta Torres-Torres dos leguas de Murviedro, se habia replegado despues dejando en Soneja una corta vanguardia bajo Don Mariano Moreno. Atacó á esta Palombini el 30 de setiembre, que si bien reforzada tuvo que echar pie atras para unirse con lo restante de la division. Entonces situó Obispo por escalones delante de Segorbe en el camino real la caballería y en las alturas inmediatas los infantes. Mas el enemigo acometiendo con impetuosidad y fuerza lo arrolló todo, y tuvo Obispo que retirarse á Alcublas.

En seguida pasó Suchet á atacar en persona el 2 de En Bétera y Benaguacii. octubre á Don Cárlos Odonell, cuyas tropas con destacamentos en Bétera se alojaban en los collados de Benaguacil á la salida de la huerta en que se halla situada la Puebla de Valbona. Resistieron los nuestros bastante tiempo hasta que Odonell juzgó prudente repasar el Guadalaviar, como lo verificó por Villamarchante, imponiendo aqui respeto á los enemigos con la ocupacion de dos alturas escarpadas que dominan el camino. Dirigióse despues sin ser incomodado á Ribaroja. Perdimos en estos reencuentros alguna gente, sobre todo en el primero en que perecieron oficiales de mérito. Motejóse en Blake no haber hecho el menor amago para sostener ni á uno ni á otro de ambos generales, mirándose ademas como muy expuesta la estancia que habia señalado á Don José Obispo. Influian tambien malamente en el buen ánimo del soldado tales retiradas y descalabros parciales, siendo reprensible en un gefe no precaverlos al abrir de una campaña.

Para no desperdiciar tiempo y alejadas ya las tropas vecinas, pensó el mariscal Suchet apoderarse del
castillo de Oropesa, que cerraba el paso del camino
real de Cataluña. Ofrecióle buena ocasion el atravesar por alli cañones de grueso calibre que traian de Tortosa contra Sagunto, de
los que mandó detener algunos para batir los muros. Se componia

el castillo de un gran torreon cuadrado, circuido por tres partes de otro recinto sin foso, pero amparado del escarpe del terreno. Tenia de guarnicion unos 250 hombres, y solo le artillaban cuatro cañones de hierro. Mandaba Don Pedro Gotti, capitan del regimiento de América. A cuatrocientas toesas y orilla de la mar habia otra torre llamada del Rey, muy al caso para favorecer un embarque, en la cual capitaneaba 170 hombres el teniente Don Juan José Campillo.

Despues que los franceses habian penetrado en el reino de Valencia, habian en vano tentado tomar de rebate el castillo de Oropesa. Unieron ahora para conseguirlo sus esfuerzos, y fácil era apoderarse de un recinto tan corto y con flacos muros. Empezó el 8 de octubre à batirlos el enemigo. dueño ya antes de la villa. Dirigia el general Compère á los sitiadores. El 10 llegó Suchet, y derribado un lienzo de la muralla, prontos los franceses á dar el asalto, capituló el gobernador honrosamente. No por eso se rindió el de la torre del Rey, Campillo, que desechó con brio toda propuesta. Constante en su resolucion hasta el 12, y de-

fendiéndose valerosamente, tuvo la dicha de que acudiesen entonces para protegerle el navío inglés Mag-

Resistencia hon-

nífico, comandante Eyre, y una division de faluchos á las órdenes de Don José Colmenares. No siendo dado sostener por mas tiempo la torre, pusiéronse unos y otros de acuerdo, y se trató de salvar y llevar á bordo la guarnicion. Presentaba dificultades el ejecutarlo, pero tal fué la presteza de los marinos británicos, tal la de los españoles, entre los que se distinguió el piloto Don Bruno de Egea, tal en fin la serenidad y diligencia del gobernador, que se consiguió felizmente el objeto. Campillo se embarcó el último y mereció loores por su proceder : muchos le dispensó la justa imparcialidad del comandante inglés.

Libre Suchet cada vez mas de obstáculos que le detuviesen, paró su consideracion exclusivamente en el migo los traba-cerco de Murviedro. Volvieron tambien de Francia, jos contra Saausentes con licencia despues de lo de Tarragona, los

Activa el ene-

generales de artillería Vallée y Rogniat, con cuya llegada se activaron los trabajos del sitio.

Empezólos el enemigo contra la parte occidental de la fortaleza en donde estaba el reducto dicho del Dos de mayo, y plantó á ciento cincuenta toesas una batería de brecha. Ofrecíansele para continuar en su intento muchos estorbos nacidos del terreno; y si los españoles hubiesen tenido artillería de á 24, siendo imposible en tal caso los aproches, quizá se hubiera limitado el cerco á mero bloqueo.

Pudieron al fin'los franceses despues de penosa faena romper sus fuegos el 17, mas hasta el 18 en la tarde no juzgaron los ingenieros practicable la brecha abierta en el reducto del Dos de mayo, en cuya hora resolvió Suchet dar el asalto.

Una columna escogida al mando del coronel Matis debia acometer la primera. Notaron los españoles desde temprano los preparativos del enemigo, y apercibiéronse para rechazarle. Hombres esforzados coronaban la brecha, y con voces y alaridos desafiaban á los contrarios sin que los atemorizase el fuego terrible y vivo del cañon francés.

Comenzóse la embestida, y los mas ágiles de los sitiadores llegaron hasta dos tercios de la subida, cuya aspereza y angostura les impidió ir mas arriba, destrozados por el fuego á quemaropa de los nuestros, por las granadas y las piedras. Cuantas veces repitió el enemigo la tentativa, otras tantas cayeron sus soldados del derrumbadero abajo. Entróles desmayo, y á lo último como anonadados desistieron de la empresa con pérdida de 500 hombres, de ellos muchos oficiales y gefes. Por medio de señales entendíase la guarnicion del fuerte con la ciudad de Valencia, y Blake ofreció al gobernador y á la tropa merecidas recompensas.

Embarazabale mucho a Suchet el malogro de su empresa, y aunque procuró adelantar los trabajos y aumentar las baterías, temia fuese infructuoso su afan, atendiendo a lo escabroso y dominante del peñon de Sagunto. Confiaba solo en que Blake deseoso de socorrer la plaza viniese con él a las manos, y entonces pareciale seguro el triunfo.

Asi sucedió. Aquel general tan afecto desgraciadamente á batallar, é instado por el gobernador Andriani, trató de ir en ayuda

Preparase Blake
del fuerte. Convidábale tambien á ello tener ya reuniá socorrer à Sadas todas sus fuerzas que juntas ascendian á 25,300
hombres, de los que 2550 de caballería, poco mas ó
menos. Llegaron á lo último las que pertenecian al tercer ejército
bajo las órdenes de Don Nicolas Mahy. Pendió la tardanza de haberse antes dirigido sobre Cuenca para alejar de alli al general
Darmagnac que amagaba por aquella parte el reino de Valencia.
Consiguió Mahy su objeto sin oposicion, y caminó despues á engrosar las filas en el Guadalaviar.

Pronto á moverse Don Joaquin Blake encargó la custodia de la ciudad de Valencia á la milicia honrada, y dió á su ejército una proclama sencilla concebida en términos acomodados al caso. Abrió la marcha en la tarde del 24, y colocó su gente en la misma noche no lejos de los enemigos. La derecha, compuesta de 3000 infantes y algunos caballos á las órdenes de Don José Zayas, y de una reserva de 2000 hombres á las del brigadier Velasco, en las alturas de Puig. Alli se apostó tambien el general en gefe con todo su estado mayor. Constaba el centro, situado en la cartuja de Ara Christi, de 3000 infantes que regia Don José Lardizabal, y de 1000 caballos que eran los expedicionarios del cargo de Loy, y algunos

de Valencia, todos bajo la direccion de Don Juan Caro: habia ademas aqui una reserva de 2000 hombres que mandaba el coronel Liori. Extendíase la izquierda hácia el camino real llamado de la Calderona. Cubria esta parte. Don Cárlos Odonell, teniendo á sus órdenes la division de Don Pedro Villacampa de 2500 hombres, y la de Don José Miranda de 4000 con 600 caballos que guiaba Don José Sanjuan. El general Obispo bajo la dependencia tambien de Odonell estaba con 2500 hombres en el punto mas extremo hácia Naquera. Amenazaba embestir por la parte del desfiladero de Santi Espiritus todo nuestro costado izquierdo, debiendo servirle de reserva Don Nicolas Mahy al frente de mas 4000 infantes y 800 ginnetes. Tenia órden este general de colocarse en dos ribazos llamados los Germanells. Cruzaban al propio tiempo por la costa unos cuantos cañoneros españoles y un navío inglés.

Concurrieron aquella noche al cuartel general de Don Joaquin Blake oficiales enviados por los respectivos gefes, y con presencia de un diseño del terreno trazado antes por Don Ramon Pirez, gefe de estado mayor, recibió cada cual sus instrucciones con la órden de la hora en que se debia romper el ataque.

Hasta las once de la misma noche ignoró Suchet el movimiento de los españoles, y entonces informóle de ello un confidente suvo vecino del Puig. No pudiendo el mariscal ya tan tarde retirarse sin levantar el sitio de Sagunto con pérdida de la artillería, tomó el partido, aunque mas arriesgado, de aguardar á los españoles y admitir la batalla que iban á presentarie. Resolvió á ese propésito situarse entre el mar y las alturas de Vall de Jesus y Sancti Espiritus, por donde se angosta el terreno. Puso en consecuencia a su izquierda del lado de la costa la division del general Habert, á la derecha hácia las montañas la de Harispe. En segunda línea á Palombini y una reserva de dos regimientos de caballería á las órdenes del general Broussard. Por el extremo de la misma derecha reforzada por Klopicki, al general Robert con su brigada y un cuerpo de caballería, teniendo expresa órden de defender á todo trance el desfiladero de Sancti Espiritus que consideraba Suchet como de la mayor importancia. Quedaron en Petrés y Gilet Compère y los napolitanos, ademas de algunos batallones que permanecieron delante de la fortaleza de Sagunto, contra la cual las baterías de brecha no cesaron de hacer fuego. Contaba en línea Suchet cerca de 20,000 hombres.

A las ocho de la mañana del 25 marchando adelante de su posicion rompieron a un tiempo el ataque las columnas españolas, y rechazaron las tropas ligeras del enemigo. Trabóse la pelea por nuestra parte con visos de buena ventura. Las acequias, garrofales y moreras, los vallados y las cercas no consentian maniobrase el ejército en línea contigua, ni tampoco que el general en gefe, situado como antes en las alturas del Puig, pudiese descubrir los diversos movimientos. Sin embargo las columnas españolas, segun confesion propia de los enemigos, avanzaban en tal ordenanza, cual nunca ellos las habian visto marchar en campo raso. La de Lardizábal se adelantaba repartida en dos trozos, uno por el camino real hácia Hostalets, otro dirigiéndose á un altozano via del convento de Vall de Jesus. Por Puzol la de Zayas, tratando de ceñir al enemigo del lado de la costa. Tambien nuestra izquierda comenzó por su parte un amago general bien concertado.

Acometiendo Lardizábal con intrepidez, el trozo suyo que iba hácia Vall de Jesus, apoderóse á las órdenes de Don Wenceslao Prieto del altozano inmediato, en donde se plantó luego artillería. Causó tan acertada maniobra impresion favorable, y los cercados de Sagunto, creyendo ya próximo el momento de su libertad, prorumpieron en clamores y demostraciones de alegría. Bien conoció Suchet la importancia de aquel punto; y para tomarle, trató de hacer el mayor esfuerzo. Sus generales puestos á la cabeza de las columnas arremetieron á subir con su acostumbrado arrojo. Encontraron vivísima resistencia. Paris fue herido; lo mismo varios oficiales superiores; muerto el caballo de Harispe; arrollados una y varias veces los acometedores, que solo cerrando de cerca á los nuestros con dobles fuerzas se enseñorearon al cabo de la altura.

Mas los españoles bajando al llano, y unidos á otros de los suyos, se mantuvieron firmes é impidieron que el enemigo penetrase y rompiese el centro. Era instante aquel muy crítico para los contrarios, aunque fuesen ya dueños del altozano; pues Zayas maniobrando diestramente comenzaba á abrazar el siniestro costado de los franceses, acercándose á Murviedro, y por la izquierda Don Pedro Villacampa tambien adquiria ventajas.

Urgíale á Suchet no desaprovechar el triunfo que habia conseguido en la altura, tanto mas cuanto los españoles de Lardizábal no solo se conservaban tenaces en el llano, sino que sostenidos por la caballería de Don Juan Caro contramarchaban ya á recuperar el punto perdido, despues de haber atropellado y destrozado á los húsares enemigos, apoderándose tambien el coronel Ric de algunas piezas. En tal aprieto movió el mariscal francés la division de Palombini que estaba en segunda línea, y se adelantó en persona á exhortar á los coraceros que iban á contener el impetu de la caballería española. Se empeñó entonces una refriega brava, y Suchet fue herido de un balazo en un hombro; mas siéndolo igualmente los generales españoles Don Juan Caro y Don Casimiro Loy que cayeron prisioneros, desmayaron los nuestros, arrollólos el enemigo, y hasta recobró los cañones que poco antes le habian cogido. Don Joaquin Blake envió para reparar el mal á Don Antonio Burriel. gefe del estado mayor expedicionario, y al oficial del mismo cuerpo Zarco del Valle. Nada lograron estos sugetos que gozaban en el ejército de distinguido concepto. Los dragones de Numancia los arrastraron en la fuga.

Tambien por la izquierda la suerte favorable al principio volvia ahora la espalda. Don Cárlos Odonell, con objeto de reforzar á Obispo, que tenia delante á Robert, dispuso que avanzara Don Pedro Villacampa, quien ganando terreno obligó á los enemigos á ciar algun tanto. Pero en ademan Klopicki de amenazar al general español por el costado, mandó Odonell á Don José Miranda que saliese al encuentro. Tuvo este general el desacuerdo de marchar en una direccion casi paralela á la del enemigo y con distancias cerradas, exponiéndose á que resultara confusion en sus líneas si los franceses, como se verificó, le acometian de flanco. Comenzó luego el desórden, y siguióse mucha dispersion. No pudieron los esfuerzos de Villacampa y Odonell reparar tamaño contratiempo. Unas y otras tropas vinieron sobre las de Mahy atacadas no solo ya por Klopicki, sino tambien por parte de la division de Harispe que venia del centro. Hubiera quizá sido completa la dispersion sin los regimientos de Molina, Avila y Cuenca, que se portaron con arrojo y serenidad. Por desgracia se habia Mahy retardado en su marcha, y no llegó bastante á tiempo para apoyar la primera arremetida, ni para contener el primer desórden. Los franceses victoriosos cogieron muchos prisioneros, y obligaron á Mahy y á las otras tropas de la izquierda á que se refugiasen por Bétera en Ribaroja.

Don José Zayas en la derecha tuvo mayor fortuna, y no se retiró sino cuando ya vió roto el centro y en completa retirada y confusion la izquierda. Hízolo en el mayor órden hasta las alturas del Puig, y antes en Puzol se defendió con el mayor valor un batallon suyo de guardias walonas, que por equivocacion se habia metido dentro del pueblo.

Se abrigaron sucesivamente del Guadalaviar todas las divisiones españolas, parándose el ejército francés en Bétera, Albalat y el Pulg. Nuestra pérdida 12 piezas y 900 hombres entre muertos y heridos; prisioneros ó extraviados 3922. Suchet en todo unos 800. A pesar de la derrota aumentaron por su buen porte la anterior fama las divisiones expedicionarias, y la de Don Pedro Villacampa: ganáronla algunos cuerpos de las otras. No Don Joaquin Blake que indeciso apenas tomó providencia alguna. Habil general la víspera de la batalla, embarazóse, segun costumbre, al tiempo de la ejecucion, y le faltó presteza para acudir adonde convenia, y para variar ó modificar en el campo lo que habia de antemano dispuesto ó trazado. Tambien le desfavorecia la tibieza de su condicion. Aficiónase el soldado al gefe que, al paso que es severo, goza de virtud comunicable. Blake de ordinario vivia separadamente y como alejado de los suvos.

Siguióse á la derrota la rendicion del castillo de Sagunto. Queria prevenirla el general español volviendo á hacer otro esfuerzo, de cuyo intento trató de avisar al gobermedor Andriani por medio de señales. Mas impidió el que aquel las advirtiese la cerrazon y el viento fresco que soplaba norte sur, y hacia que encubriese el asta á los defensores del castillo la bandana y gallardete que se empleaban al efecto en el Miquelet ó torre de la catedral de Valencia. Aunque no hubiese ocurrido tal incidente dudamos pudiera Blake haber vuelto tan pronto á dar batalla, á no exponerse imprudentemente á otro desastre como el de Belchite.

Ganado que hubo la de Sagunto el mariscal Suchet, propuso al gobernador del castillo Don Luis María Andriani honrosa capitulación, convidándole á que enviase persona de su confianza que viese con sus propios ojos todo lo ocurrido, y se desengañase de cuán inútil era ya aguardar socorro. Convino Andriani, y pasó de su órden al campo francés el oficial de artillería Don Joaquin de Miguel. Be vuelta este al castillo, y conforme á su relacion, capituló el gobernador en la noche del 26; y á poco en la misma, sin aguardar al día, salieron por la brecha con los honores de la guerra él y la guarnicion, compuesta de 2572 hombres. Tanto instaba á Suchet terminar aquel sitio.

Por mucho desaliento en que hubiese caido el soldado despues de la pérdida de la batalla, se reprendió en Andriani la precipitacion que puso en venir á partido « La brecha, \* dice « Suchet, era de acceso tan dificil que los zapadores « tuvieron que practicar una bajada para que pudiesen descender « los españoles. » Y mas adelante añade que aun tomado el Dos de mayo, se presentaban muchos obstáculos para enseñorearse de los demas reductos, por manera (son sus palabras) « que el arte de « atacar y el valor de las tropas podian estrellarse todavía contra « aquellos muros. » Habíase Andriani conducido hasta entonces con inteligencia y brio. Atolondróle la batalla perdida, y juzgó quedar bien puesto el honor de las armas rindiéndose abierta brecha. Zaragoza y Gerona nos habian acostumbrado á esperar otros esfuerzos, y no era la hacha ni la pala oficiosa del gastador enemigo la que debiera haber allanado la salida á los defensores de Sagunto.

La toma de este castillo miráronla con razon los franceses como de mucha entidad por el nombre, y por el desembarazo que ella les daba. Sin embargo no se atrevieron á acometer inmediatamente la ciudad de Valencia. Era todavía numeroso el ejército de Blake, amparábanle fuertes atrincheramientos, y no estaba olvidado el escarmiento que delante de aquellos muros recibiera Moncey en 1808, como tampoco la inútil y malhadada expedicion de Suchet en 1810. Por lo mismo parecióle prudente al mariseal francés aguardar refuerzos, y se contentó en el intermedio con situarse al

comenzar noviembre en Paterna, frente de Cuarte, prolongándose hácia la marina, izquierda del Guadalaviar. En la derecha se alojaron los españoles: el ejército desde Manises hasta Monteolivete, y de alli hasta el embocadero del rio los paisanos armados de la provincia.

Trabajaba en Cataluña Don Luis Lacy, y entrete-Diversiones en nia á los franceses de aquel principado, ya que no pu- avor de diese activa y directamente coadjuvar al alivio de Valencia. Severo y equitativo, ayudado de la junta provincial, levantó el espíritu de los catalanes, quienes, á fuer de hombres industriosos vieron tambien en las reformas de las córtes, y sobre todo en el decreto de señorios, nueva aurora de prosperidad. Reforzó Lacy & Cardona, fortificó ciertos puntos que se daban la mano, y formaban cadena hasta el fuerte de la Seu de Urgel; no descuidó á Solsona, y atrincheró la fragosa y elevada montaña de Abusa, á cierta distancia de Berga, en donde ejercitaba los reclutas. ¡Y todo eso rodeado de enemigos y vecino á la frontera de Francia! Pero ¿ qué no podia hacerse con gente tan belicosa y pertinaz como la catalana? Dueños los invasores de casi todas las fortalezas, no les era dado, menos aun aqui que en otras partes; extender su dóminacion mas allá del recinto de las fortificaciones, y aun dentro de ellas segun la expresion de un testigo de vista imparcial \* « no bastaba ni mucha tropa atrincherada para « mantener siguiera en órden á los babitantes. » Mas de una vez hemos tenido ocasion de hablar de semejante tenacidad, á la verdad heróica, y en rigor no hay en ello repeticion. Porque creciendo las dificultades de la resistencia, y esta con aquellas, tomaba la

lucha semblantes diversos y colores mas vivos, desplegándose la ojeriza y despechado encono de los catalanes, al compas del hostigamiento y feroz conducta de los enemigos.

Apoderados estos de todos los puntos marítimos Toma de las Islas principales, determinó Lacy posesionarse de las islas Medas al embocadero del Ter, de que ya hubo ocasion de hablar. Dos de ellas bastante grandes, con resguardado surgidero al sudeste. Los franceses, aunque las tenian descuidadas, conservaban dentro una guarnicion. Parecióle á Lacy lugar aquel acomodado para un depósito, y buena via para recibir por ella auxilios y dar mayor despacho á los productos catalanes. Tuvo encargo de conquistarlas el coronel inglés Green, yendo á bordo de la fragata de su nacion, Indomable, con 150 españoles que mandaba el baron de Eroles. Verificose el desembarco el 29 de agosto, y el 3 de setiembre abierta brecha se apoderaron los nuestros del fuerte. Acudieron los franceses en mucho número á la costa vecina, y empezaron á molestar bastante con sus fuegos á los que ahora ocupaban las islas. Opinaron entonces los marinos británicos que se debian estas abandonar, lo cual se ejecutó á pesar de la resistencia

de Eroles y de Green mismo. Volaron los aliados antes de la evacuacion el fuerte ó castillo.

No era hombre Don Luis Lacy de ceder en su empresa, é insistiendo en recuperar las islas persuadió á los ingleses á que de nuevo le ayudasen. En consecuencia se embarcó el 11 en persona con 200 hombres en Arenys de Mar á bordo de la mencionada fragata, comandante Thomas: fondeó el 12 á la inmediacion de las Medas, y dividiendo la fuerza desembarcó parte en el continente para sorprender á los franceses y destruir las obras que alli tenian, y parte en la isla Grande. Cumplióse todo segun los deseos de Lacy, quien ahuyentados los enemigos, y dejando al teniente coronel Don José Masanes por gobernador del fuerte y director de las fortificaciones que iban á levantarse, tornó felizmente al puerto de donde habia salido. Restablecióse el castillo, y se fortalecieron las escarpadas orillas que dominan la costa. En breve pudieron las Medas arrostrar las tentativas del enemigo que, acampado enfrente, se esforzaba por impedir los trabajos y arruinarlos. Puso el comandante español toda diligencia en frustrar tales intentos, y cuando momentánea ausencia ú otra ocupacion le alejaban de los puntos mas expuestos, manteníase firme alli su esposa Doña María Armengual á semejanza de aquella otra \* Doña Maria de Acuña, que en el siglo XVI defendió á Mondéjar ausente el alcaide

su marido. Sacóse provecho de la posesion de las Medas militar y mercantilmente, habiendo las córtes habilitado el puerto.

Apellidólas el general en gefe islas de la Restauración, como indicando que de alli renaceria la de Cataluña, y á un baluarte á que querian dar el nombre de Lacy púsole el de Montardit: « honor, dijo, que corresponde á un mártir de la pa-« tria. » Tal suerte en efecto habia poco antes cabido á un Don Francisco de Montardit, comandante de batallon, muy bien quisto, hecho prisionero por los franceses en un ataque sobre la ciudad de Balaguer, y arcabuceado por ellos inhumanamente. Dirigió Lacy con este motivo en 12 de octubre al mariscal Macdonald una reclamacion vigorosa, concluyendo por decirle: « Amo, como es debido, « la moderacion; mas no seré espectador indiferente de las atro-« cidades que se ejecuten con mis subalternos: haré responsables « de ellas á los prisioneros franceses que tengo en mi poder, y « pueda tener en lo sucesivo. »

Empresas de Lacy v Eroles en

Ataque de Igua-

Incansable Don Luis trató en seguida de romper la línea de puestos fortificados que desde Barcelona á Léel centro de Cata- rida tenian establecidos los franceses. Empezó su movimiento, y el 4 de octubre acometió ya la villa de Igualada con 1500 infantes y 300 caballos. Le acompañaba el baron de Eroles, segundo comandante general

de Cataluña, cuyo valor y pericia se mostraron mas y mas cada dia. Los franceses perdieron en el citado pueblo 200 hombres, refugiándose los restantes en el convento fortificado de capuchinos, que no pudo Lacy batir falto de artillería. Pararon despues ambos caudillos á sorprender un convoy que iba de Cervera, para lo cual repartieron sus fuerzas en dos porciones. Dió primero con él segun lo concertado, el baron de Eroles, y sorprendióle el 7 del mismo octubre perdiendo los enemigos 200 hombres, sin que dejase aquel general nada que hacer á Don Luis Lacy.

Aterráronse los franceses con la súbita irrupcion de los nuestros y con las ventajas adquiridas, y juzgando imprudente mantener tropas desparramadas por lugares abiertos ó poco fortificados, abandonaron al fin, metiéndose depriesa en Barcelona, el convento de Igualada, la villa de Casamasana, y aun Monserrat. Quemaron á la retirada este monasterio, y lo destrozaron todo, sagrado y profano.

Requiriendo los asuntos generales del principado la presencia de Lacy cerca de la junta, tornó este á Berga, y dejó al cuidado del baron de Eroles la conclusion de la empresa tan bien comenzada, y proseguida con no menor dicha.

Atacó el baron á los franceses de Cervera y el 11 Rendicion de los obligó á rendirse : ascendió el número de los pri- la guarnicion de sioneros á 643 hombres. Estaban atrincherados los enemigos en la universidad, edificio suntuoso, no por la belleza de su arquitectura sino por su extension y solidez propias para la defensa. Habia fundado aquella Felipe V cuando suprimió las otras universidades del principado en castigo de la resistencia que á su advenimiento al trono le hicieron los catalanes. Cogió tambien Eroles á Don Isidoro Perez Camino, corregidor de Cervera nombrado por los franceses, hombre feroz que á los que no pagaban puntualmente las contribuciones, ó no se sujetaban á sus caprichos, metia en una jaula de su invencion, la cabeza solo fuera, y pringado el rostro con miel para que atormentasen á sus víctimas en aquel potro hasta las moscas. A la manera del cardenal de la Balue en Francia, llególe tambien al corregidor su vez, con la diferencia de que la plebe catalana no conservó años en la jaula al magistrado intruso como hizo Luis XI con su ministro. Son mas ardorosas y por tanto caminan mas precipitadamente las pasiones populares. El corregidor pereció á manos del furor ciego de tantos como habia el martirizado antes, y si la ley del talion fuese lícita y mas al vulgo, hubiéralo sido en esta ocasion contra hombre tan inhumano y fiero.

1

Se rindió en seguida en 14 del mismo octubre al baron de Eroles la guarnicion de Bellpuig, atrincherada en la antigua casa de los duques de Sesa. Muchos de los enemigos perecieron defendiéndose, y se entregaron unos 150.

Escarmentado que hubo el de Eroles á los franceses del centro de la Cataluña, y cortada la línea de comunicacion entre Lérida y

Barcelona, revolvió al norte con propósito hasta de les sobre la frontera de Francia. Obró entonces mancomunadamente con Don Manuel Fernandez Villamilgobernador á la sazon de la Seu de Urgel, y sirvióle este de comandante de vanguardia. Rechazó ya al enemigo en Puigcerdá el baron el 26 de octubre, y le combatió bravamente el 27 en un ataque que el último intentara. Al propio tiempo Villamil se dirigió á Francia por el valle de Querol, desbarató el 29 en Marens á las tropas que se le pusieron por delante, saqueó aquel pueblo que sus soldados abrasaron, y entró el 30 en Ax. Exigió alli contribuciones, é inquietó toda la tierra, repasando despues tranquilamente la frontera. Sostenia Eroles estos movimientos.

Acertuan conducta de Lacy.

quien cautivó con su conducta la voluntad de los catalanes, pues al paso que procuraba en lo posible introducir la disciplina y buenas reglas de la milicia, lisonjeabalos prefirendo en general por gefes á naturales acreditados del pais, y fomentando el somaten y los cuerpos francos á que son tan aficionados. La situación entonces de la Cataluña indicaba ademas como mejor y casi único este modo de guerrear.

Y al rededor de la fuerza principal que regia Lacy ó su segundo Erotes, y cerca de las plazas fuertes y por todos lados, se descubrian los infatigables gefes de que en varias ocasiones hemos hecho mencion, y otros que por primera vez se manifestaban ó sucedian a los que acababan gloriosamente su carrera en defensa de la patria. Seríanos imposible meter en nuestro cuadro la relacion de tan innumerables y largas lides.

Mirando los franceses con mucho desvío tan mortifera é interminable lucha, gustosamente la abandonaban y salian de la tierra. Macdonald duque de Tarento regresó á Francia partiendo de Figueras el 28
de octubre. Era el tercer mariscal que habia ido a Cataluña, y volvia sin dejarla apaciguada. Tuvo por sucesor al general Decaen.

Apenas podia moverse del lado de Gerona el ejército francés del principado, teniendo que poner su principal atencion en mantener libres las comunicaciones con la frontera. No mas le era permitido menearse à la division de Frère perteneciente al cuerpo de Suchet, la cual, conforme hemos visto, ocupaba la Cataluña baja, dándole bastante en que entender todo lo que por alli ocurria y en parte hemos relatado. De suerte que la situacion de aquella provincia en cuanto á la tranquilidad que apetecian los franceses, era la misma que al principio de la guerra, y una misma la necesidad de mantener dentro de aquel territorio fuerzas considerables que guarne: ciesen ciertos puntos y escoltasen cuidadosamente los convoyes.

Barcelona, y Decaen preparó en diciembre uno muy

considerable en el Ampurdan con aquel objeto. Tuvo aviso de ello Lacy, y queriendo estorbarlo puso en acecho á Rovira, colocó á Eroles y á Milans en las alturas de San Celoni, dirigió sobre Trentapasos á Sarsfield y apostó en la Gárriga con un batallon á Don José Casas. Las fuerzas que Decaen habia reunido eran numerosas ascendiendo á 14,000 infantes y 700 caballos con ocho piezas, sin contar unos 4000 hombres que salieron de Barcelona á su encuentro. Las de Lacy no llegaban á la mitad, y asi se limitó dicho general à hostilizar à los franceses durante su marcha emprendida desde Gerona el 2 de diciembre. Padeció el enemigo en ella bastante, y Sarsfield se mantuvo firme contra los que le atacaron y venian de la capital. Los nuestros ya que no pudieron impedir la entrada del convoy, recelando se retirase Decaen por Vique, trataron de cerrarie el paso de aquel lado. Para ello mandó Lacy á Eroles que ocupase la posicion de San Feliú de Codinas, y él se situó con Sarsfield en las alturas de la Gárriga. Se vieron luego confirmadas las sospechas de los españoles, presentándose el 5 en la mañana los enemigos delante del último punto con 5000 infantes, 400 caballos y cuatro piezas. Rechazólos Lacy vigorosamente y siguieron el alcance hasta Granollers Don José Casas y Don José Manso, por lo que tuvieron todas las fuerzas de Decaen que tornar por San Celoni y dejar libre y tranquila la ciudad y pais de Vique.

Util era para defender a Valencia esta continuada diversion de la Cataluña, pero fue mas directa la que se intentó por Aragon. Aqui conforme a órdenes de Blake se habian reunido el 24 de setiembre en Ateca, partido de Calatayud, Don José Duran y Don Juan Martin el Empecinado. Temores de esto y las empresas en aquel reino y en Navarra de Don Francisco Espoz y Mina habian motivado la formacion en Pamplona y sus cercanías de un cuerpo de reserva bastante considerable, pues que las fuerzas que en ambos parages mandaban los generales Reille y Musnier no bastaban para conservar quieto el pais y hacer rostro á tan osados cau-

Entre las tropas francesas que se juntaban en Navarra, contábase una nueva division italiana que atravesando las provincias meridionales de Francia y viniendo de la Lombardia, apareció en Pamplona el 31 de agosto. La mandaba el general Severoli, y se componia de 8955 hombres y 722 caballos : permaneció el setiembre en aquella provincia, mas al comenzar octubre pasó á reforzar las tropas francesas de Aragon.

dillos.

Ademas de los de Severoli habian ido á Zaragoza tres batallones tambien italianos procedentes de los depósitos de Gerona, Rosas y Figueras, los cuales para unirse á la division de Palombini que con Suchet se habia dirigido sobre Valencia, rodearon y metiéronse

en Francia para entrar camino de Jaca en Aragon por lo peligroso que les pareció la ruta directa. Y, sea dicho de paso, de 21,288 infantes y 1905 ginetes, unos y otros italianos, que fuera de los de Severoli habian penetrado en España desde el principio de la guerra, ya no quedaban en pie sino unos 9000 escasos.

Los tres batallones que iban de Cataluña no se unieron inmediatamente al ejército invasor de Valencia: quedáronse en Aragon para auxiliar á Musnier. Habian llegado á este reino antes de promediar setiembre, y uno de ellos fue destinado á reforzar la guar-

nicion enemiga de Calatayud.

Aqui tuvieron luego que lidiar con los ya mencionados Don José Duran y Don Juan Martin, quienes desde Ateca habian resuelto acometer á los franceses alojados en aquella ciudad. No tenia el Empecinado consigo mas que la mitad de su gente, habiendo quedado la otra bajo Don Vicente Sardina en observacion del castillo de Molina. Al contrario Duran, á quien acompañaba lo mas de su division junto con Don Julian Antonio Tabuena y Don Bartolomé Amor que mandaba la caballería, gefes ambos muy distinguidos. Uno y otro tuvieron principal parte en las hazañas de Duran que nunca cesó de fatigar al enemigo, habiendo tenido entre otros un reencuentro glorioso en Aillon el 23 de julio.

Ascendia el número de hombres que para su empresa reunieron Duran y el Empecinado á 5000 infantes y 500 caballos. El 26 de setiembre aparecieron ambos sobre Calatayud, desalojaron á los franceses de la altura llamada de los Castillos, y les cogieron algunos prisioneros, encerrándose la guarnicion en el convento fortificado de la Merced, cuya comandante era Mr. Muller. Duran se encargó particularmente de sitiar aquel punto, é incumbió á la gente del Empecinado observar las avenidas del puerto del Frasno, en donde el 1° de octubre repelió el último una columna francesa que venia de Zaragoza en socorro de los suyos, y tomó al coronel Gillot que la mandaba.

Cercado el convento y sin artillería los nuestros, se acudió para rendirle al recurso de la mina, y aunque el gefe enemigo resistió cuanto pudo los ataques de los españoles, tuvo al fin el 4 de octubre que darse á partido, quedando prisionera la guarnicion que constaba de 566 soldados, y con permiso los oficiales ra la guarnicion. de volver á Francia bajo la palabra de honor de no servir mas en la actual guerra.

Muy alborotado Musnier gobernador de Zaragoza con ver lo que amagaba por Calatayud, y con que hubiese sido rechazada en el Frasno la primera columna que habia enviado de auxilio, reunió todas sus fuerzas de la izquierda del Ebro, y llegó, á peticion suya, de Navarra con el mismo fin, destacado por Reille, el general Bourke, que avanzó lo largo de

la izquierda del Jalon. Musnier asomó a Calatayud el 6 de octubre, pero los españoles se habian ya retirado con sus prisioneros, quedando solo alli segun lo estipulado los oficiales, a quienes sus superiores formaron causa por haber separado su suerte de la de los soldados.

Viendo los franceses que se habian alejado los nuestros de Calatayud, retrocedieron tornando Bourke á Navarra, y los de Musnier á la Almunia. Ocuparon de seguida y nuevamente la ciudad los españoles.

Semejante perseverancia exigió de los franceses division de Severotro esfuerzo que facilitó la llegada á Zaragoza de la roll en Aragon. division de Severoli en 9 de octubre. Venia esta á instancias de Suchet, incansable en pedir auxilios que directa ó indirectamente cooperasen al buen éxito de la campaña de Valencia. Musnier partió con la mencionada division via del Frasno, y uniéndose á la caballería de Klicky entró en Calatayud. Duran y el Empecinado habian vuelto á evacuar la ciudad, retiran y el Empecinadose en dos diferentes direcciones. Para perseguirlos tuvieron los enemigos que separarse, y endo unos á Daroca y Used y otros á Ateca camino de Madrid.

No persistieron mucho en el alcance, llamados á la parte opuesta á causa de una súbita irrupcion en las Cinco Villas de Don Francisco Espoz y Mina. Habian los franceses acosado de muerte á este caudillo durante todo el estío, irritados con la sorpresa de Arlaban. Y él ceñido de un lado por los Pirineos, del otro por el Ebro, sin apoyo ni punto alguno de seguridad, sin mas tropas que las que por sí habia formado, y sin mas doctrina que la adquirida en la escuela de la propia experiencia, burló los intentos del enemigo y escarmentóle muchas veces, algunas en la raya y aun dentro de Francia.

Arreció en especial el perseguimiento desde el 20 de junio hasta el 12 de julio. 12,000 hombres fueron tras Mina entonces; mas acertadamente dividió este sus batallones en columnas movibles con direcciones y marchas contrarias, incesantes y sigilosas, obligando asi al enemigo ó á dilatar su línea á punto de no poderla cubrir convenientemente, ó á que reunido no tuviese objeto importante sobre que cargar de firme.

Desesperanzados los franceses de destruir á Mina á mano armada, pusieron á precio la cabeza de aquel caudillo. 6000 duros ofreció por ella el gobernador de Pamplona Reille en bando de 24 de agosto, 4000 por la de su segundo Don Antonio Cruchaga, y 2000 por cada una de las de otros gefes. Reuniéronse á medios tan indignos los de la seduccion y astucia. A este propósito y por el mismo tiempo personas de aquella ciudad y entre otras Don Joaquin Navarro de la diputacion del reino, con quien Mina habia tenido

anterior relacion, enviaron cerca de su persona á Don Francisco Aguirre Echechurri para ofrecerle ascensos, honores y riquezas si abandonaba la causa de su patria y abrazaba la de Napoleon. Mina, que necesitaba algun respiro, tanto mas cuanto de nuevo se veia muy acosado entrando á la sazon en Navarra la division de Severoli y otras fuerzas, pidió tiempo para contestar sin acceder á la proposicion, alegando que tenia antes que ponerse de acuerdo con su segundo Cruchaga. Impacientes de la tardanza los que habian abierto los tratos, despacharon en seguida con el mismo objeto, primero á un francés llamado Pellou, hombre sagaz, y despues à otro español conocido bajo el nombre de Bebastian Iriso. Deseoso Mina de ganar todavía mas tiempo, indicó para el 14 de setiembre una junta en Leoz, cuatro leguas de Pamplona, adonde ofreció asistir él mismo con tal que tambien acudiesen los tres individuos que sucesivamente se le habian presentado, y ademas el Dop Joaquin Navarro y un Don Pedro Mendiri gefe de escuadron de gendarmería. Accedieron los comisionados á lo que se les proponia, y en efecto el dia señalado llegaron á Leoz todos excepto Mendiri. La ausencia de este disgustó mucho á Mina, quien á pesar de las disculpas que los otros dieron concibió sospechas. Vinieron à confirmarselas cartas confidenciales que recibió de Pamplona, en las cuales le advertian se le armaba una celada, y que Mendiri recorria los alrededores acechando el momento en que deslumbrado Mina con las ofertas hechas, se descuidase y diese lugar á que cayeran sobre él los enemigos y le sacrificasen.

Airado de ello el caudillo español arrestó a los cuatro comisionados, y se alejó de Leoz llevándoselos consigo. Desfiguraron despues el suceso los franceses y sus allegados calificando a Mina de pérfido: traslucíase en la acusacion despecho de que no se hubiese cumplido la alevosía tramada. Con todo habiendo venido los comisionados bajo seguro, y no pudiéndose evidenciar su traicion ó complicidad, hubiérale a Mina valido mas el soltarlos que dar lugar a que debiesen su libertad, como se verificó, a los acasos de la guerra.

Penetra Mina en Aragon, conforme arriba enunciamos. El 11 de octubre atacó en Ejea un puesto de gendarmería, cuyos soldados lograron evadirse en la noche siguiente, con pérdida en la huida de algunos de ellos. Marchó luego Mina sobre Ayerbe, y el 16 forzó á la guarnicion francesa á encerrarse en un convento fortificado que bloqueó; mas en breve tuvo que hacer frente á otros cuidados. El comandante francés que en ausencia de Musnier gobernaba á Zaragoza, sabedor de la llegada de los españoles á Ejea, destacó una columna para contenerlos. Encon-

trose en el camino Ceccopieri gefe de ella con los gendarmes poco

antes escapados; y juzgando ya inútil la marcha hácia Ejsa, cambió de rumbo y se dirigió á Ayerbe en busca de Mina. Mas llegado que hubo á esta villa, en cuyas alturas inmediatas le aguardaban los españoles, parecióle mas prudente, despues de un fútil amago, retirarse y caminar la vuelta de Huesca. Envalentonáronse con eso los nuestros, y no pudieron los contrarios verificar impunemente su marcha como se imaginaban. Mina, empleando sagacidad y arrojo, los estrechó de cerca y rodeó, por manera que tuvieron que formar el cuadro. Así anduvieron siempre muy acosados hasta mas allá de Plasencia de Gállego, en donde opresos con la fatiga y el mucho guerrear, y acometidos impetuosamente á la bayoneta por Don Gregorio Cruchaga, vinieron á partido: 640 soldados y 17 oficiales fueron los prisioneros; muchos de ellos heridos, grayemente

el mismo comandante Ceccopieri. Habian muerto mas de 300.

Azorado Musnier y temiendo hasta por Zaragoza, tornó precipitadamente á aquella ciudad, en donde ya mas sereno trató de marchar contra Mina, y de quitarle los prisioneros obrando de consierto con los gobernadores y generales franceses de las provincias inmediatas. ¡Trabajo y combinacion inútil! Mina escabullóse maravillosamente por medio de todos ellos, y atravesando el Aragon, Navarra y Guipúzcoa, embarcó al principiar noviembre en Motrico todos los prisioneros á bordo prisioneros en de la fragata inglesa Iris y de otros buques, despues

de haber tambien rendido la guarnicion francesa de aquel puerto.

Concibese cuán incómodos serian para Suchet tales acontecimientos, pues ademas de la pérdida real
que en ellos experimentaba, distraíanle fuerzas que
le eran muy necesarias. Con impaciencia habia aguardado la division de Severoli, y en vano por algun tiempo pudo esta incorporársele. Musnier ni aun con ella tenia bastante para cubrir el Aragon, y mantener algun tanto seguras las comunicaciones. Una de las dos brigadas en que dicha division se distribuia se vió obligado a colocarla al mando de Bertoletti en las Cinco Villas, izquierda del Ebro, y la otra al de Mazzuchelli en Calatayud y Daroca.

Tuvo la última que acudir en breve á Molina, cuyo Abandonan los castillo se hallaba de nuevo bloqueado por Don Juan franceses à Moli-Martin. Llegó en ocasion que el comandante Brochet estaba ya para rendirse. Le libertó Mazzuchelli el 25 de octubre, mas no sin dificultad, teniendo empeñada con el Empecinado en Cubillejos una refriega viva en que perdieron los enemigos mucha gente. Abandonaron de resultas estos, habiéndoles antes volade el castillo de Molina.

Don Juan Martin, solo ó con la ayuda ó de Duran ó de tropas suyas bajo Don Bartolomé Amor, continuó haciendo correrías. Rindió el 6 de noviembre la

Nuevas acometidas del Empecinado. guarnicion de la Almunia, compuesta de 450 hombres, hizo rostro á varias acometidas, batió la tierra de Aragon, cogió prisioneros y efectos, interceptó á veces las comunicaciones con Valencia, via de Teruel.

Por su parte Duran cuando obraba separado tampoco permanecia tranquilo: en Manchones, y sobre todo el 30 de noviembre en Osunilla, provincia de Soria, alcanzó ventajas. Regresó despues á Aragon, y reincorporándose por nueva disposicion de Blake con el Empecinado, se pusieron ambos bajo las bos el 23 de diciembre en Milmarcos, provincia de Guadalajara, bajo las órdenes del conde del Montijo, que trayendo igualmente 1200 hombres debia mandar á todos.

En grado tan sumo como el que acabamos de ver, divertian los nuestros en Cataluña y Aragon las huestes del enemigo, entorpeción de la fuerza de Valencia. Tambien cooperó á lo mismo lo que pasaba en Granada y Ronda. Alli privado el 3ºº ejército de la fuerza que habia sacado Mahy, se encontraba muy debilitado, y hubieran probablemente acometido los franceses y amenazado á Valencia del lado de Murcia, sin el desembarco que ya indicamos de Don Francisco Ballesteros en Aljeciras. Tomó este general tierra el 4 de setiembre, teniendo enlace su expedicion con el plan de defensa que para Valencia habia trazado Don Joaquin Blake. Sentó Ballesteros sus reales en Jimena, y medidas que adoptó, unas de conciliacion y otras enérgicas, reanimaron el espíritu de los serranos.

Para procurar apagarle vino inmediatamente sobre el general español el coronel Rignoux á quien de Sevilla habian reforzado. Amagó á Jimena, y Ballesteros evacuó el pueblo con intento de atraer y engañar al enemigo, lo cual consiguió. Porque Rignoux, adelantándose ufano sobre San Roque, fue de sú-Rignoux. bito acometido por costado y frente, y deshecho con pérdida de 600 hombres. Tomó entonces el mariscal Soult contra Ballesteros disposiciones mas serias; y mandando al Avanza Godinot. general Godinot que avanzase de Prado del Rey con unos 5000 hombres, dispuso que se moviesen al propio tiempo la vuelta de la sierra los generales Semelé y Barroux, yendo el primero de Veger, y el último del lado de Málaga. Componian juntas todas estas fuerzas de 9 á 10,000 hombres, y jactábanse ya de envolver las de Ballesteros. Mas este se retira á tiempo y con destreza abrigándose el 14 de octubre del 🕮 non de Gibraltar. Los franceses llegaron al campo de San Roque, y se extendieron por la derecha á Aljeciras, cuyos vecinos se refugiaron en la isla Verde.

Malográndosele asi á Godinot el destruir á Ballesa Godinot. teros, quiso, sin dejar de observarle, explorar la comarca de Tarifa, y aun enseñorearse por sorpresa de esta plaza. No anduvo en ello tampoco muy afortunado. El camino que tomaron sus tropas fue el del Boquete de la Peña, orilla de la mar; paso angosto que, dominado por los fuegos de los buques británicos, no pudieron los franceses atravesar, teniendo el 18 de octubre que retroceder á Aljeciras. Aun sin eso nunca hubiera Godinot conseguido su intento. La guarnicion de Tarifa habia sido por entonces reforzada con 1200 ingleses al mando del coronel Skerret que vimos en Tarragona, y con 900 infantes y 100 caballos españoles bajo las órdenes del general Copons.

En el intermedio renovaron los rondeños sus acostumbradas excursiones, molestaron por la espalda á los enemigos, y les cortaron los víveres: de los que escaso Godinot hubo de replegarse picándole Ballesteros la retaguardia. Se restituyó á Sevilla el general francés, y reprendido por Soult que ya le queria mal desde la accion de Zújar, por no haber sacado de ella las oportunas ventajas, alborotósele el juicio, y se suicidó en su cama con el fúsil de un soldado de su guardia. Habia antes mandado en Córdoba, y cometido tales tropelías, y aun extravagancias que mirósele ya como á hombre demente.

No desaprovechó Ballesteros la ocasion de la retirada de los enemigos, y esparciendo su tropa para disfrazar una acometida que meditaba, juntóla despues en Prado del Rey; marchó en seguida de noche y calladamente, y sorprendió el 5 de noviembre en Bornos, derecha del Guadalete, al general Semelé, á quien ahuyentó y tomó 100 prisioneros, mulas y bagajes.

Fatigado Soult de tan interminable guerra, trató Juan Manuel de aumentar el terror poniendo en ejecucion contra un prisionero desvalido el feroz decreto que habia dado el año anterior. Llamábase aquel Juan Manuel Lopez: era sargento, con veinte años de servicio, de la division de Ballesteros, y arrebatáronle desempeñando una comision que le habia confiado su general para recoger caballos, y acabar con ciertos bandoleros que so capa de patriotas robaban y cometian excesos. Las circunstancias que acompañaron á la causa que se le formó hicieron muy horrible el caso. Negábase á juzgar á Lopez la junta criminal de Sevilla, obligóla Soult mandándole al mismo tiempo que á pesar de estar prohibida por el rey José la pena de horca, la aplicase ahora en lugar de la de garrote. La junta absolvió sin embargo al supuesto reo. Muy disgustado Soult ordenó que se volviese á ver la causa, sin conseguir tampoco su odioso intento. Irritado el mariscal cada vez mas, creó una comision criminal compuesta de otros ministros, quienes tambien absolvieron à Lopez, declarándole simplemente prisionero de guerra. La alegría fue entonces universal en Sevilla.

y mostráronlo abiertamente por callés y plazas todas las clases de ciudadanos. Pero ; ó atrocidad! todavía estaba el infeliz Lopez recibiendo por ello parabienes, cuando vinieron á notificarle que una comision militar escogida por el implacable Soult acababa de condenarle á la pena de horca sin procedimiento ni diligencia alguna legal. Ejecutóse la inicua sentencia el 29 de noviembre. Desgarra el corazon crudeza tan desapiadada y bárbara; é increible pareciera á no resultar bien probado que todo un mariscal de Francia se cebase encarnizadamente en presa tan débil, en un soldado, en un veterano lleno de cicatrices honrosas.

# APÉNDICES.

# LIBRO NOVENO.

#### NUMERO 1.

Nota pasada por Mr. Canning ministro de relaciones exteriores de S. M. B. á Don Martin de Garay secretario de estado y de la junta, fecha en Londres á 20 de julio de 1809. Véase el manifiesto de la junta central, ramo diplomático, documento núm. 141.

#### Numero 2.

# Real decreto de S. M.

El pueblo español debe salir de esta sangrienta lucha con la certeza de dejar á su posteridad una herencia de prosperidad y de gloria, digna de sus prodigiosos esfuerzos y de la sangre que vierte. Nunca la junta suprema ha perdido de vista este objeto que en medio de la agitación continua causada por los sucesos de la guerra, ha sido siempre su principal deseo. Las ventajas del enemigo, debidas menos á su valor que á la superioridad de su número, llamaban exclusivamente la atención del gobierno; pero al mismo tiempo hacian mas amarga y vehemente la reflexión de que los desastres que la nación padece han nacido únicamente de haber caido en olvido aquellas saludables instituciones que en tiempos mas felices hicieron la prosperidad y la fuerza del estado.

La ambicion usurpadora de los unos, el abandono indolente de los otros las fueron reduciendo á la nada, y la junta desde el momento de su instalacion se constituyó solemnemente en la obligacion de restablecerlas. Llegó ya el tiempo de aplicar la mano á esta grande obra, y de meditar las reformas que deben hacerse en nuestra administracion, asegurándolas en las leyes fundamentales de la monarquía que solas pueden consolidarlas, y oyendo para el acierto, como ya se anunció al público, á los sabios que quieran exponer sus opiniones.

Queriendo pues el rey nuestro señor Don Fernando VII, y en su real nombre la junta suprema gubernativa del reino, que la nacion española aparezca á los ojos del mundo con la dignidad debida á sus heróicos esfuerzos; resuelta á que los derechos y prerogativas de los ciudadanos se vean libres de nuevos atentados, y á que las fuentes de la felicidad pública, quitados los estorbos que hasta ahora las han obstruido, corran libremente luego que cese la guerra, y reparen cuanto la arbitrariedad inveterada ha agostado y la devastacion presente ha destruido; ha decretado lo que sigue:

1º Que se restablezca la representacion legal y conocida de la monar-

quía en sus antiguas córtes, convocándose las primeras en todo el año próximo, ó antes si las circunstancias lo permitieren.

2º Que la junta se ocupe al instante del modo, número y clase con que atendidas las circunstancias del tiempo presente se ha de verificar la concurrencia de los diputados á esta augusta asamblea; á cuyo fin nombrará una comision de cinco vocales que con toda la atencion y diligencia que este gran negocio requiere, reconozcan y preparen todos los trabajos y planes, los cuales examinados y aprobados por la junta han de servir para la convocacion y formacion de las primeras córtes.

3º Que ademas de este punto, que por su urgencia llama el primer cuidado, extienda la junta sus investigaciones á los objetos siguientes para irlos proponiendo sucesivamente á la nacion junta en córtes.—Medios y recursos para sostener la santa guerra en que con la mayor justicia se halla empeñada la nacion hasta conseguir el glorioso fin que se ha propuesto. — Medios de asegurar la observancia de las leyes fundamentales del reino. — Medios de mejorar nuestra legislacion, desterrando los abusos introducidos y facilitando su perfeccion. — Recaudacion, administracion y distribucion de las rentas del estado. — Reformas necesarias en el sistema de instruccion y educacion pública. — Modo de arreglar y sostener un ejército permanente en tiempo de pazy de guerra, conformándose con las obligaciones y rentas del estado. — Modo de conservar una marina proporcionada á las mismas. — Parte que deban tener las Américas en las juntas de córtes.

4º Para reunir las luces necesarias á tan importantes discusiones la junta consultará á los consejos, juntas superiores de las provincias, tribunales, ayuntamientos, cabildos, obispos y universidades, y oirá á los sabios y personas ilustradas.

5° Que este decreto se imprima, publique y circule con las formali-

dades de estilo para que llegue á noticia de toda la nacion.

Tendréislo entendido y dispondréis lo conveniente para su cumplimiento. — El marqués de Astorga presidente. — Real Alcázar de Sevilla 22 de mayo de 1809. — A Don Martin de Garay.

## Numero 3.

Los pocos dias que pasaron en Jaraicejo los ingleses no tuvieron grande escasez, pues se les suministró bastante pan y abundó el ganado. Asi lo dice y con las siguientes palabras lord Londonderry, testigo no sospechoso para los ingleses. « During the first few days of our sojourn at « Jaraicejo we were tolerably well supplied with bread; and cattle being « plenty we had no cause to complain...» (Narrative of the peninsular war, vol. 1, ch. 17, page 431.)

# LIBRO DÉCIMO.

## Numero 1.

Precios de los comestibles en la plaza de Gerona durante el sitio de 1809 desde el mas modico hasta el mas subido segun crecia la escasez y la imposibilidad de introducirlos.

|                                 | Precios módicos.  | Precios subidos.  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tocino fresco la onza           | 2 cuartos         | 10 cuartos.       |
| Vaca, la libra de 56 onzas      | 27 cuartos        | Idem.             |
| Carne de caballo la libra de id | 40 cuartos        | ldem.             |
| Idem de mulo                    | 40 cuartos        | ldem.             |
| Una gallina                     | 14 rs. vn. efect. | 16 duros.         |
| Un gorrion                      | 2 cuartos         | 4 rs. vn. efect.  |
| Una perdiz.                     | 12 rs. vn. efect. | 80 rs. vn. efect. |
| Un pichon                       | 6 rs. vn. efect.  | 40 rs. vn. efect. |
| Un raton                        | 1 rs. vn. efect.  | 5 rs. vn. efect.  |
| Un gato                         | 8 rs. vn          | 30 rs. vn.        |
| Un lechon                       | 40 rs. vn         | 200 rs. v.        |
| Bacalao la libra                | 18 cuartos        | 32 rs. vn.        |
| Pescado del rio Ter la libra    | 4 rs. vn          | 36 rs. vn.        |
| Aceite la medida                | 20 cuartos        | 24 rs. vn.        |
| Huevos la docena                | 24 cuartos        | 96 rs. vn.        |
| Arroz la libra                  | 12 cuartos        | 32 rs. vn.        |
| Café la libra                   | 8 rs. vn          | 24 rs. vn.        |
| Chocolate la libra              | 16 rs. vn         | 64 rs. VD.        |
| Queso la libra                  | 4 rs. vn          | 40 rs. vn.        |
| Pan la libra                    | 6 cuartos         | 8 rs. vn.         |
| Una galleta                     | 4 cuartos         | 8 rs. vn.         |
| Trigo candeal la cuartera       | 80 rs. vn         | 112 rs. vn.       |
| ld. mezclado la cuartera        | 61 rs. vn         | 96 rs. vn.        |
| Cebada la cuartera              | 30 rs. vn         | 56 rs. vn.        |
| Habas la cuartera               | 40 rs. vn         | 80 rs. vn.        |
| Azúcar la libra                 | 4 rs. vn          | 24 rs. vn.        |
| Velas de sebo la libra          | 4 rs. vn          | 10 rs. vn.        |
| Id. de cera la libra            | 12 rs. vn         | 32 rs. vn.        |
| Leña el quintal                 | 5 rs. vn          | .40 rs. vn.       |
| Carbon la arroba                | 3 1/2 rs. vn      | 40 rs. vn.        |
| Tabaco la libra.                | 24 rs. vn         | 100 rs. vn.       |
| Por moler una cuartera de trigo | 3 rs. vn          | 80 rs. vn.        |

Gerona 10 de diciembre de 1809. — EPIFANIO IGNACIO DE RUIZ.

# Notas.

- $1^{\bullet}$  Los precios de las carnes no fueron alterados por disposicion del gobierno mientras duraron.
- 2º Los demas artículos seguian el precio que ocasionaba la escasez, y muchos de ellos variaban segun las introducciones, y aqui solo se han

figurado los precios regulares al principio del sitio y los mas subidos y corrientes en su largo discurso; habiéndose visto el gobierno precisado á permitir el precio que querian fijar á los víveres, los que los introducian á lomo y en cortas cantidades, pasando las líneas del enemigo, atendidos los riesgos que probaban en la entrada y salida de la plaza, y la pena de muerte que sufrian en caso de ser habidos:

3º No obstante de haberse figurado el precio de todos los artículos arriba expresados, muchos de ellos solo podían conseguirse casualmente en los dias que habia alguna introduccion. Mataró 22 de diciembre de 1809. — EPIFANIO IGNACIO DE RUIZ. — Don Epifanio Ignacio de Ruiz, capitan de la 3º compañía de la Cruzada Gerundense, comisario de guerra de los reales ejércitos, — Certifico: que desde 1º de agosto de 1809 hasta el 10 de diciembre del mismo en que capituló la plaza de Gerona, en virtud de órden del intendente de provincia Don Cárlos Beramendi, ministro principal de hacienda y guerra de ella, tuve confiada la inspeccion del ramo de víveres, y que los precios que estan continuados en la antecedente relacion son los corrientes en la citada plaza durante su último sitio. Mataró 22 de diciembre de 1809. — EPIFANIO IGNACIO DE RUIZ.

## Numero 2.

# Capítulacion de la ciudad de Gerona y fuertes correspondientes firmada el 10 de diciembre de 1809 à las 7 de la noche.

Art. 1°. La guarnicion saldrá con los honores de la guerra, y entrará en Francia como prisionera de guerra. — 2º Todos los habitantes serán respetados. — 3º La religion católica continuará en ser observada por los habitantes y será protegida. — 4º Mañana á las ocho y media de ella la puerta del Socorro y la del Areny serán entregadas á las tropas francesas, asi como las de los fuertes. — 5º Mañana 11 de diciembre á las ocho y media de ella la guarnicion saldrá de la plaza y desfilará por la puerta del Areny. - Los soldados pondrán sus armas sobre el glacis. -6º Un oficial de artillería, otro de ingenieros y un comisario de guerra entrarán al momento en que se tomará posesion de las puertas de la ciudad para recibir la entrega de los almacenes, mapas, planos, etc. Fecho en Gerona á las 7 de la noche á 10 de diciembre de 1809. — Julian de Bolivar. – Isidro de la Mata. – Blas de Furnas. – José de la Iglesia. – Gui– LLERMO MINALI. — GUILLERMO NASCH. — El general en gefe del estado mayor general del 7º cuerpo, Rev. - Aprobado por nos el mariscal del imperio, comandante en gefe del 7º cuerpo del ejército de España. -AUGEREAU, DUQUE DE CASTIGLIONE. — Yo, brigadier de los reales ejércitos, encargado de los poderes del gobernador interino de la plaza de Gerona Don Julian de Bolívar y de la junta militar, certifico: que la capitulacion antecedente es conforme % la original firmada con la fecha que expresa. — Blas de Furnas. — El general en gefe del estado mayor general del 7º cuerpo del ejército de España, Rey. — Lugar del sello. »

# Notas adicionales à la capitulacion de la plaza de Gerona.

Que la guarnicion francesa que esté en la plaza esté acuartelada y no alojada por las casas, é igualmente que los oficiales deben presentarse,

procurándose su posada, pagándoseles el tanto que se pagaba de utensilio á la guarnicion española. — Que todos los papeles del gobierno queden depositados en el archivo del ayuntamiento, sin poder ser extraviados, ni extraidos ni quemados. — Que á los que habrán sido vocales ó empleados en las juntas en tiempo de está guerra de opinion, no les sirva de nota ni perjuicio alguno en sus ascensos y carreras, quedando igualmente salvas y respetadas las personas, propiedades y haberes.— Que á los forasteros que se hallan dentro de la plaza por expatriacion ú otra causa, tanto si han sido vocales ó empleados de las juntas como no, se les permitirá restituirse á sus casas con su equipage y haberes. -Que cualquiera vecino que quiera salirse de la ciudad y trasladarse á otra se le permita, llevándose su equipage y haberes, quedándoles salvas las propiedades, caudales y efectos en aquella ciudad. — Yo, brigadier de los reales ejércitos, certifio: que las notas antecedentes habiendo sido presentadas al Excmo. Sr. general en gefe del ejército francés, se han aprobado en su contenido en cuanto no se opongan á las leyes generales del reino, y á la policía establecida en los ejércitos. Fornells 10 de diciembre 1809. — Blas de Furnas. — Visto por nosotros etc.

Notas adicionales y particulares aprobadas por el Excmo. Sr. duque de Castiglione, mariscal del imperio, comandante en gefe del 7° cuerpo del ejército de España, convenidas entre el Sr. general de brigada, gefe del estado mayor, general del sobredicho cuerpo del ejército, comandante de la legion de honor, y el Sr. Don Blas de Furnas, brigadier de los ejércitos españoles.

Art. 1°. Un teniente ó subteniente elegido entre los oficiales del ejército español estará autorizado con pasaportes para pasar al ejército de observacion español, y llevar á su general comandante en gefe la capitulacion de la plaza y de los fuertes de Gerona, solicitando se sirva disponer el pronto cange de los oficiales y soldados de la guarnicion de Gerona y sus fuertes contra igual número de oficiales y soldados franceses. detenidos en las islas de Mallorca y otros destinos. S. E. el Sr. duque de Castiglione, comandante en gefe del ejército, promete que dicho cango se verificará luego que el general en gefe del ejército español le habrá dado á conocer el dia en que aquellos prisioneros habrán llegado á uno de los puertos de Francia para el referido cange. — ART. 2°. En los tres dias que seguirán á la rendicion de la plaza de Gerona, el Ilmo. Sr. obispo de dicha ciudad quedará autorizado para dar á los sacerdotes que estan bajo sus órdenes los pasaportes que pidan para pasar á las villas, en las que tenian su domicilio anterior, para quedar y vivir en él. segun lo deben unos ministros de paz, bajo la proteccion de las leyes que rigen en España. — El general en gefe del estado mayor general del sétimo cuerpo del ejército de España. — Rey. — Blas de Furnas. — Yo brigadier de los reales ejércitos encargado de los poderes del gobernador interino de la plaza de Gerona Don Julian de Bolivar, y de la junta militar, certifico que los artículos antecedentes son traducidos fielmente del original en 10 de diciembre de 1809. — Blas de Furnas. — Le général en chef de l'état major général du septième corps de l'armée d'Espagne, Rey. —Lugar del sello.

# Nota adicional à la capitulacion de la plaza de Gerona.

Los empleados en el ramo político de guerra son declarados libres, como no combatientes, y pueden pedir un pasaporte con sus equipages para donde gusten. Estos son el intendente, comisarios de guerra, empleados en hospitales y provisiones, y médicos y cirujanos del ejército. — Yo, brigadier de los reales ejércitos, certifico: que la nota precedente habiendo sido presentada al Excmo. Sr. general en gefe del ejército francés, queda aprobada. Fornells 10 de diciembre de 1809. — Blas de Furnas. — Don Blas de Furnás, brigadier de los reales ejércitos, certifico: que la copia antecedente de la capitulacion hecha en Gerona, y notas adicionales es en todo su contenido conforme á los originales firmados por mí; y para que conste doy la presente en la plaza de Gerona á 12 de diciembre de 1809. — Blas de Furnas.

#### NUMERO 3.

Entre los documentos originales y de oficio que acerca de la muerte del gobernador Alvarez hemos tenido á la vista, uno de los mas curiosos es el siguiente.

Excmo. Sr. - Por el oficio de V. E. de 26 de febrero próximo pasado. que acabo de recibir, veo ha hecho V. E. presente al supremo consejo de regencia de España é Indias el contenido de mi papel de 4 del mismo. relativo al fallecimiento del Excmo. Sr. Don Mariano Alvarez digno gobernador de la plaza de Gerona; y que en su vista se ha servido S. M. resolver procure apurar cuanto me sea posible la certeza de la muerte de dicho general, avisando á V. E. lo que adelante, á cuya real órden daré el cumplimiento debido, tomando las mas eficaces disposiciones para descubrir el pormenor y la verdad de un hecho tan horroroso; pudiendo asegurar entre tanto á V. E. por declaracion de testigos oculares la efectiva muerte de este héroe en la plaza de Figueras adonde fue trasladado desde Perpiñan, y donde entró sin grave daño en su salud, y compareció cadáver tendido en una parihuela al siguiente dia cubierto con una sábana, la que destapada por la curiosidad de varios vecinos, y del que me dió el parte de todo, puso de manifiesto un semblante cárdeno é hinchado, denotando que su muerte había sido la obra de breves momentos; á que se agrega que el mismo informante encontró poco antes en una de las calles de Figueras á un llamado Rovireta, y por apodo el fraile de S. Francisco, y ahora canónigo dignidad de Gerona nombrado por nuestros enemigos, quien marchaba apresuradamente hácia el castillo, adonde dijo « iba corriendo á confesar al Sr. Alvarez « porque debia en breve morir. » — Todo lo que pongo en noticia de V. E. para que haga de ello el uso que estime por conveniente. Dios guarde á V. E. muchos anos. Tortosa 31 de marzo de 1810. — Excmo. Sr. - Carlos de Beramendi. - Excmo. Sr. marqués de las Hormazas.

#### Numero 4.

Léase el manifiesto de la junta central, seccion 2°, ramo diplomático, pág. 6.

# LIBRO UNDECIMO.

#### Numero 1.

Τὸν τῶν εὐσεβων ἒπλασε χῶρον καὶ τὸ Ηλύσιον πεδίον.

(STRAB. lib. 3.)

#### Numero 2.

# El Rey y d su nombre la suprema junta central gubernativa de España é Indias.

Como haya sido uno de mis primeros cuidados congregar la nacion española en córtes generales y extraordinarias, para que representada en ellas por individuos y procuradores de todas las clases, órdenes y pueblos del estado, despues de acordar los extraordinarios medios y recursos que son necesarios para rechazar al enemigo que tan pérfidamente la ha invadido, y con tan horrenda crueldad va desolando algunas de sus provincias, arreglase con la debida deliberacion lo que mas conveniente pareciese para dar firmeza y estabilidad á la constitucion, y el órden, claridad y perfeccion posibles á la legislacion ctvil y criminal del reino, y á los diferentes ramos de la administracion pública: á cuyo fin mandé, por mi real decreto de 13 del mes pasado, que la dicha mi junta central gubernativa se trasladase desde la ciudad de Sevilla á esta villa de la isla de Leon, donde pudiese preparar mas de cerca, y con inmediatas y oportunas providencias la verificacion de tan gran designio: considerando:

1º Que los acaecimientos que despues han sobrevenido, y las circunstancias en que se halla el reino de Sevilla por la invasion del enemigo, que amenaza ya los demas reinos de Andalucía, requieren las mas prontas y enérgicas providencias.

2º Que entre otras ha venido á ser en gran manera necesaria la de reconcentrar el ejército de toda mi autoridad real en pocas y hábiles personas que pudiesen emplearla con actividad, vigor y secreto en defensa de la patria: lo cual he verificado ya por mi real decreto de este dia, en que he mandado formar una regencia de cinco personas, de bien acreditados talentos, probidad y celo público.

3° Que es muy de temer que las correrías del enemigo por varias provincias, antes libres, no hayan permitido á mis pueblos hacer las elecciones de diputados á córtes con arreglo á las convocatorias que les hayan sido comunicadas en 1° de este mes, y por lo mismo que no pueda verificarse su reunion en esta isla para el dia 1° de marzo próximo, como estaba por mí acordado.

4º Que tampoco seria fácil, en medio de los grandes cuidados y atenciones que ocupan al gobierno, concluir los diferentes trabajos y planes de reforma, que por personas de conocida instruccion y probidad se habian emprendido y adelantado bajo la inspeccion y autoridad de la co-

mision de córtes, que á este fin nombré por mi real decreto de 15 de junio del año pasado, con el deseo de presentarlas al exámen de las próximas córtes.

5° Y considerando en fin que en la actual crísis no es fácil acordar con sosiego y detenida reflexion las demas providencias y órdenes que tan nueva é importante operacion requiere, ni por la mi suprema junta central, cuya autoridad, que hasta ahora ha ejercido en mi real nombre, va á trasferirse en el consejo de regencia, ni por este, cuya atencion será enteramente arrebatada al grande objeto de la defensa nacional.

Por tanto yo, y á mi real nombre la suprema junta central, para llenar mi ardiente deseo de que la nacion se congregue libre y legalmente en córtes generales y extraordinarias, con el fin de lograr los grandes bienes que en esta deseada reunion estan cifrados, he venido en mandar y mando lo siguiente.

1º La celebracion de las córtes generales y extraordinarias que estan ya convocadas para esta isla de Leon, y para el primer dia de marzo próxime, será el primer cuidado de la regencia que acabo de crear, si la defensa del reino en que desde luego debe ocuparse lo permitiere.

2º En consecuencia, se expedirán inmediatamente convocatorias individuales á todos los RR. arzobispos y obispos que estan en ejercicio de sus funciones, y á todos los grandes de España en propiedad, para que eencurran á las córtes en el dia y lugar para que estan convocadas, si las circunstancias lo permitieren.

8º Ne serán admitidos á estas córtes los grandes que no sean cabezas de familia, ni los que no tengan la edad de 25 años, ni los prelados y grandes que se hallaren procesados por cualquiera delito, ni los que se

hubieren sometido al gobierno francés.

4° Para que las provincias de América y Asia, que por estreches del tiempo no pueden ser representadas por diputados nombrados por ellas mismas, no carezcan enteramente de representacion en estas córtes, la regencia formará una junta electoral compuesta de seis sugetos de carácter, naturales de aquellos dominios, los cuales poniendo en cántaro los nombres de los demas naturales que se hallan residentes en España. y constan de las listas formadas por la comision de córtes, sacarán á la suerte el número de cuarenta, y volviendo á sortear estos cuarenta solos, sacarán en segunda suerte veintiseis, y estos asistirán como diputados de córtes en representacion de aquellos vastos paises.

5° Se formará asimismo otra junta electoral compuesta de seis personas de carácter naturales de las provincias de España que se hallan ocupadas por el enemigo, y poniendo en cántaro los nombres de los naturales de cada una de dichas provincias que asimismo constan de las listas formadas por la comision de córtes, sacarán de entre ellos en primera suerte hasta el número de dieciocho nómbres, y volviéndolos á sortear solos, sacarán de ellos euatro, cuya operacion se irá repitiendo por cada una de dichas provincias, y los que salieren en suerte serán diputados de córtes por representacion de aquellas para que fueren nombrados.

6° Verificadas estas suertes, se hará la convocacion de los sugetos que hubieren salido nombrados por medio de oficios que se pasarán á las funtas de los pueblos en que residieren, á fin de que concurran á las córtes en el día y lugar señalado, si las circunstancias lo permitieren.

7º Antes de la admision á las cortes de estes sugetos, una comision

nombrada per silas mismas examinarási en cada uno concurren ó no las calidades señaladas en la instruccion general y en este decreto para tener voto en las dichas córtes.

8º Libradas estas convocatorias, las primeras córtes generales y extraordinarias se entenderán legítimamente convocadas: de forma que, aunque no se verifique su reunion en el dia y lugar señalados para ellas, pueda verificarse en cualquiera tiempo y lugar en que las circunstancias lo permitan, sin necesidad de nueva convocatoria: siendo de cargo de la regencia hacer á propuesta de la diputacion de córtes el señalamiento de dicho dia y lugar, y publicarle en tiempo oportuno por todo el reino.

6° Y para que los trabajos preparatorios puedan continuar y concluirse sin obstáculo, la regencia nombrará una diputacion de córtes compuesta de ocho personas, lasseis naturales del continente de España, y las dos últimas naturales de América, la cual diputacion será subrogada en lugar de la comision de córtes nombrada por la misma suprema junta central, y cuyo instituto será ocuparse en los objetos relativos á la celebracion de las córtes, sin que el gobierno tenga que distraer su atencion de los urgentes negocios que la reclaman en el día.

4.6° Un individuo de la diputacion de córtes de los seis nombrados por España presidirá la junta electoral que debe nombrar los diputados por las provincias cautivas, y otro individuo de la misma diputacion de los nombrados por la América presidirá la junta electoral que debe sortear los diputados naturales y representantes de aquellos dominios.

11° Las juntas formadas con los títulos de junta de medios y recursos parasostener la presente guerra, junta de hacienda, junta de legislacion, junta de instruccion pública, junta de negocios eclesiásticos, y junta de ceremonial de congregacion, las cuales por autoridad de la mi suprema junta y bajo la inspeccion de dicha comision de córtes, se ocupan en preparar los planes de mejoras relativas á los objetos de su respectiva atribucion, continuarán en sus trabajos hasta concluirlos en el mejor modo que sea posible, y fecho, los remitirán á la diputacion de córtes, á fin de que despues de haberlos examinado, se pasen á la regencia y esta los ponga á mi real nombre á la deliberacion de las córtes.

12º Serán estas presididas á mi real nombre, ó por la regencia en cuerpo, ó por su presidente temporal, ó bien por el individuo á quien delegaren el encargo de representar en ellas mi soberanía.

43º La regencia nombrará los asistentes de córtes que deban asistir y aconsejar al que las presidiere á mi real nombre de entre los individuos de mi consejo y cámara segun la antigua práctica del reino, ó en su defecto de otras personas constituidas en dignidad.

44° La apertura del solio se hará en las córtes en concurrencia de los estamentos eclesiástico, militar y popular y en la forma y con la solemnidad que la regencia acordará á propuesta de diputacion de córtes.

45° Abierto el solio, las córtes se dividirán para la deliberacion de las materias en dos solos estamentos, uno popular compuesto de todos los procuradores de las provincias de España y América, y otro de dignidades, en que se reunirán los prelados y grandes del reino.

16° Las proposiciones que á mi real nombre hiciere la regencia á las sortes se axaminarán primero en el estamento popular, y si fueren aprobadas en él, se pasarán por un mensagere de estade al estamento de dignidades para que las examine de nuevo.

17º El mismo método se observará con las proposiciones que se hicieren en uno y otro estamento por sus respectivos vocales, pasando siempre la proposicion del uno al otro, para su nuevo exámen y deliberacion.

18º Las proposiciones no aprobadas por ambos estamentos, se enten-

derán como si no fuesen hechas.

19° Las que ambos estamentos aprobaren serán elevadas por los mensageros de estado á la regencia para mi real sancion.

20° La regencia sancionará las proposiciones así aprobadas, siempre que graves razones de pública utilidad no la persuadan á que de su ejecucion pueden resultar graves inconvenientes y perjuicios.

21º Si tal sucediere, la regencia, suspendiendo la sancion de la proposicion aprobada, la devolverá á las córtes con clara exposicion de las

razones que hubiere tenido para suspenderla.

22° Asi devuelta la proposicion, se examinará de nuevo en uno y otro estamento, y si los dos tercios de los votos de cada uno no confirmaren la anterior resolucion, la proposicion se tendrá por no hecha, y no se podrá renovar hasta las futuras cortes.

23° Si los dos tercios de votos de cada estamento ratificaren la aprobacion anteriormente dada á la proposicion, será esta elevada de nuevo

por los mensageros de estado á la sancion real.

24° En este caso la regencia otorgará á mi nombre la real sancion en el término de tres dias; pasados los cuales, ortogada ó no, la ley se entenderá legítimamente sancionada, y se procederá de hecho á su publicacion en la forma de estilo.

25° La promulgacion de las leyes asi formadas y sancionadas se hará en las mismas córtes antes de su disolucion.

26° Para evitar que en las córtes se forme algun partido que aspire á hacerlas permanentes, ó prolongarlas en demasía, cosa que sobre trastornar del todo la constitucion del reino, podria acarrear otros muy graves inconvenientes; la regencia podrá señalar un término á la duracion de las córtes, con tal que no baje de seis meses. Durante las córtes, y hasta tanto que estas acuerden, nombren é instalen el nuevo gobierno, ó bien confirmen el que ahora se establece, para que rija la nacion en lo sucesivo, la regencia continuará ejerciendo el poder ejecutivo en toda la plenitud que corresponde á mi soberanía.

En consecuencia las córtes reducirán sus funciones al ejercicio del poder legislativo, que propiamente les pertenece, y confiando á la regencia el del poder ejecutivo, sin suscitar discusiones que sean relativas á él, y distraigan su atencion de los graves cuidados que tendrá á su cargo, se aplicarán del todo á la formacion de las leyes y reglamentos oportunos para verificar las grandes y saludables reformas que los desórdenes del antiguo gobierno, el presente estado de la nacion y su futura felicidad hacen necesarias: llenando asi los grandes objetos para que fueron convocadas. Dado, etc. en la real isla de Leon á 29 de enero de 1810.

#### NUMERO 3.

Españoles. La junta central suprema gubernativa del reino, siguiendo la voluntad expresa de nuestro deseado monarca y el voto público, habia convocado á la nacion á sus cortes generales para que reunida en ellas,

adaptase las medidas necesarias á su felicidad y defensa. Debia verificarse este gran congreso en 1º de marzo próximo en la isla de Leon, y la junta determinó y publicó su traslacion á ella cuando los franceses, como otras muchas veces, se hallaban ocupando la Mancha. Atacaron despues los puntos de la sierra, y ocuparon uno de ellos; yal instante las pasiones de los hombres, usurpando su dominio á la razon, despertaron la discordia que empezó á sacudir sobre nosotros sus antorchas incendiarias. Mas que ganar cien batallas valia este triunfo á nuestros enemigos, y los buenos todos se llenaron de espanto ovendo los sucesos de Sevilla en el dia 24, sucesos que la malevolencia componia, y el terror exageraba para aumentar en los unos la confusion, y en los otros la amargura. Aquel pueblo generoso y leal, que tantas muestras de adhesion y respeto habia dado á la supremajunta, vió alterada su tranquilidad aunque por pocas horas. No corrió, gracias al cielo, ni una gota de sangre, pero la autoridad pública fue desatendida, y la magestad nacional se vió indignamente ultrajada en la legitima representacion del pueblo. Lloremos, españoles, con lágrimas de sangre un ejemplo tan pernicioso. ¿Cuál seria nuestra suerte si todos le siguiesen? Cuando la fama trae á vuestros oidos que hay divisiones intestinas en la Francia, la alegría rebosa en vuestros pechos, y los llenais de esperanza para la futuro, porque en estas divisiones mireis afianzada vuestra salvacion, y la destruccion del tirano que os oprime. ¿Y nosotros, españoles, nosotros cuyo carácter es la moderacion y la cordura, cuya fuerza consiste en la concordia, iríamos á dar al déspota la horrible satisfaccion de romper con nuestras manos los lazos que tanto costó formar, y que han sido y son para él la barrera mas impenetrable? No, españoles, no : que el desinterés y la prudencia dirija nuestros pasos, que la union y la constancia sean nuestras áncoras, y estad seguros de que no pereceremos.

Bien convencida estaba la junta de cuán necesario era reconcentrar masel poder. Mas no siempre los gobiernos pueden tomar en el instante las medidas mismas de cuya utilidad no se duda. En la ocasion presente parecia del todo importuno, cuando las córtes anunciadas, estando ya tan próximas, debian decidirla y sancionarla. Mas los sucesos se han precipitado de modo que esta detencion, aunque breve, podria disolver el estado, si en el momento no se cortase la cabeza al mónstruo de la anarquía.

No bastaban ya á llevar adelante nuestros deseos ni el incesante afan con que hemos procurado el bien de la patria, ni el desinterés con que la hemos servido, ni nuestra lealtad acendrada á nuestro amado y desdichado rey, ni nuestro odio al tirano y á toda clase de tiranía. Estos principios de obrar en nadie han sido mayores, pero han podido mas que ellos la ambicion, la intriga y la ignorancia. ¿Debíamos acaso dejar saquear las rentas públicas que por mil conductos ansiaban devorar el vil interés y el egoismo? ¿Podíamos contentar la ambicion de los que se creian hastante premiados con tres ó cuatro grados en otros tantos meses? ¿Podíamos, á pesar de la templanza que ha formado el carácter de nuestro gobierno, dejar de corregir con la autoridad de la ley las faltas sugeridas por el espíritu de faccion que caminaba impudentemente á destruir el órden, introducir la anarquía y trastornar miserablemente el estado?

La malignidad nos imputa los reveses de la guerra; pero que la equi-

dad recuerde la constancia con que los hemos sufrido, y los esfuerzos sin ejemplo con que los hemos reparado. Cuando la junta vino desde Aranjuez á Andalucía, todos nuestros ejércitos estaban destruidos : las circunstancias eran todavía mas apuradas que las presentes, y ella supo restablecerlos, y buscar y atacar con ellos al enemigo. Batidos otra vez y deshechos, exhaustos al parecer todos los recursos y las esperanzas, pocos meses pasaron, y los franceses tuvieron en frente un ejército de ochenta mil infantes y doce mil caballos. ¿ Qué no ha tenido en su mano el gobierno que no haya prodigado para mantener estas fuerzas y reponer las enormes pérdidas que cada dia experimentaba? ¿Qué no ha hecho para impedir el paso á la Andalucía por las sierras que la defienden? Generales, ingenieros, juntas provinciales, hasta una comision de vocales de su seno han sido encargados de atender y proporcionar todos los medios de fortificación y resistencia que presentan aquellos puntos, sin perdonar para ello ni gasto, ni fatiga, ni diligencia. Los sucesos han sido adversos, a pero la junta tenia en mano la suerte del combate en el campo de batalla?

Y ya que la voz del dolor recuerda tan amargamente los infortunios, ¿ porqué ha de olvidarse que hemos mantenido nuestras íntimas relaciones con las potencias amigas, que hemos estrechado los lazos de fraternidad connuestras Américas, que estas no han cesado de dar pruebas de amor y fidelidad al gobierno, que hemos en fin resistido con dignidad y entereza las pérfidas sugestiones de los usurpadores?

Mas nada basta á contener el odio que antes de su instalacion se habia jurado á la junta. Sus providencias fueron siempre mal interpretadas y nunca bien obedecidas. Desencadenadas con ocasion de las desgracias públicas todas las pasiones, han suscitado contra ella todas las furias que pudiera enviar contra nosotros el tirano á quien combatimos. Empezaron sus individuos á verificar su salida de Sevilla con el objeto tan público y solemnemente anunciado de abrir las córtes en la isla de Leon. Los facciosos cubrieron los caminos de agentes, que animaron los pueblos de aquel tránsito á la insurreccion y al tumulto, y los vocales de la junta suprema fueron tratados como enemigos públicos, detenidos unos, arrestados otros, y amenazados de muerte muchos, hasta el presidente. Parecia que dueño ya de España era Napoleon el que vengaba la tenaz resistencia que le habíamos opuesto. No pararon aqui las intrigas de los conspiradores: escritores viles, copiantes miserables de los papeles del enemigo les vendieron sus plumas, y no hay género de crimen, no hay infamia que no hayan imputado á vuestros gobernantes, añadiendo al ultrage de la violencia la ponzoña de la calumnia.

Asi, españoles, han sido perseguidos é infamados aquellos hombres que vosotros elegisteis para que os representasen, aquellos que sin guardias, sin escuadrones, sin suplicios, entregados á la fé pública, ejercian tranquilos á su sombra las augustas funciones que les habiais encargado. ¿ Y quiénes son, gran Dios, los que los persiguen? los mismos que desde la instalacion de la junta trataron de destruirla por sus cimientos, los mismos que introdujeron el desórden en las ciudades, la division en los ejércitos, la insubordinacion en los cuerpos. Los individuos del gobierno no son impecables ni perfectos; hombres son y como tales sujetos á las flaquezas y errores humanos. Pero como administradores públicos, como representantes yuestros, ellos responderán á las

imputaciones de esos agitadores y les mostrarán donde ha estado la buena fé y patriotismo, donde la ambicion y las pasiones que sin cesar han destrozado las entrañas de la patria. Reducidos de aqui en adelante á la clase de simples ciudadanos por nuestra propia eleccion, sin mas premio que la memoria del zelo y afanes que hemos empleado en servicio público, dispuestos estamos ó mas bien ansiosos de responder delante de la nacion en sus cortes, ó del tribunal que ella nombre, á nuestros injustos calumniadores. Teman ellos, no nosotros : teman los que han seducido á los simples, corrompido á los viles, agitado á los furiosos : teman los que en el momento del mayor apuro, cuando el edificio del estado apenas puede resistir el embate del extrangero, le han aplicado las teas de la disension para reducirle á cenizas. Acordaos, españoles, de la rendicion de Oporto. Una agitacion intestina excitada por los franceses mismos abrió sus puertas á Soult, que no movió sus tropas á ecuparla hasta que el tumulto popular imposibilitó la defeasa. Semejante suerte os vaticinó la junta despues de la batalis de Medellin al aparecer los síntomas de la discordia que con tanto riesgo de la patria se han desenvuelto ahora. Volved en vosotros y no hagais ciertos aquellos funestos presentimientos.

Pero aunque fuertes con el testimonio de nuestras conciencias, y seguros de que hemos hecho en bien del estado cuanto la situacion de las cosas, y las circunstancias han puesto á nuestro alcance, la patria y nuestro honor mismo exigen de nosotros la última prueba de nuestro zelo y nos persuaden dejar un mando, cuya continuacion podrá acarrear nuevos disturbios y desavenencias. Si, españoles : vuestro gobierno que nada ha perdonado desde su instalación de cuanto ha creido que llenaba el voto público, que, fiel distribuidor de cuantos recursos han llegado á sus manos, no les ha dado otro destino que las sagradas necesidades de la patria, que os ha manifestado sencillamente sus operaciones, y que ha dado la muestra mas grande de desear vuestro bien en la convocacion de córtes, las mas numerosas y libres que ha conocido la monarquía, resigna gustoso el poder y la autoridad que le confiasteis, y la traslada á las manos del consejo de regencia que ha establecido por el decreto de este dia. ¡Puedan vuestros gobernantes tener mejor fortuna en sus operaciones! y los individuos de la junta suprema no les envidiarán otra cosa que la gloria de haber salvado la patria y libertado á su rey.

Real isla de Leon 29 de enero de 1810. — Siguen las firmas.

# NUMERO A.

Véase, el manifiesto de la junta suprema de Cádiz.

#### NUMERO 5.

En el palacio de las Tullerias à 8 de febrero de 1810.

Napoleon etc. Considerando por una parte que las sumas enormes que nos cuesta nuestro ejército de España empobrecen nuestro tesoro y obligan á nuestros pueblos á sacrificios que ya no pueden soportar; y considerando por otra parte que la administracion española carece de energía y es nula en muchas provincias, lo que impide sacar partido de los recursos del pais y los deja por el contrario á beneficio de los insurgentes; hemos decretado y decretamos lo que sigue.

# Titulo primero.

# Del gobierno de Cataluña.

ART. 1°. El sétimo cuerpo del ejército de España tomará el título de ejército de Cataluña. 2° La provincia de Cataluña formará un gobierno particular con el título de gobierno de Cataluña. 3° El comandante en gefe del ejército de Cataluña será gobernador de la provincia y reunirá los poderes civiles y militares. 4° La Cataluña queda declarada en estado de sitio. 5° El gobernador queda encargado de la administracion de la justicia y de la real hacienda, proveerá todos los empleos y hará todos los reglamentos necesarios. 6° Todas las rentas de la provincia en imposiciones ordinarias y extraordinarias entrarán en la caja militar, á fin de subvenir á los sueldos y gastos de las tropas, y á la manutencion del ejército.

#### Título segundo.

# Del gobierno de Aragon. Segundo gobierno.

El general Suchet será gobernador de Aragon con toda la autoridad militar y civil; nombrará toda clase de empleados, hará reglamentos, etc. etc., y desde 1° de mayo no enviará nuestro tesoro público fundos algunos para la manutencion del ejército, sino que el pais suministrará lo que necesita para él.

## Título tercero.

# Del gobierno de Navarra. Tercer gobierno.

La provincia de Navarra se llamará gobierno de Navarra.

El general Dufour será gobernador de Navarra, y conducirá allá los cuatro regimientos de su division: en cuanto á su autoridad, y manutencion del ejército, lo mismo que lo dicho con respecto á Aragon.

# TÍTULO CUARTO.

# Del gobierno de Vizcaya. Cuarto gobierno.

La Vizcaya se llamará gobierno de Vizcaya.

El general Thouvenot será gobernador y lo mismo que lo dicho respecto á Navarra.

#### Titulo quinto.

Los gobernadores de estos cuatro gobiernos se entenderán con el estado mayor del ejército de España en lo que tenga relacion con las operaciones militares; pero en cuanto á la administracion interior y policía, rentas, justicia, nombramiento de empleados y todo género de reglamentos, se entenderán con el emperador por medio del príncipe de Neuchatel, mayor general.

#### Título sexto.

ART. 1°. Todos los productos y rentas ordinarias y extraordinarias de las provincias de Salamanca, Toro, Zamora y Leon, proveerán á la manutencion del 6° cuerpo del ejército, y el duque de Elchingen cuidará de que estos recursos sean bastantes para este fin, haciendo que todo se invierta en utilidad del ejército. 2º Lo que produzcan las provincias de Santander y Asturias para la manutencion y sueldos de la division de Bonnet. 3º Las provincias situadas desde el Ebro á los límites de la de Valladolid lo entregarán todo al pagador de Burgos para el sueldo y manutencion de las tropas que alli haya y gasto de las fortificaciones. 4º Las provincias de Valladolid y Palencia proveerán á la manutencion y sueldo de la division de Kellerman. 5º El duque de Elchingen y los generales Bonnet, Thiébaut y Kellerman se entenderán en todo lo que tenga relacion con las rentas de las provincias de su mando con el emperador por medio del príncipe de Neuchatel. 6º La ejecucion de este decreto se encarga al príncipe de Neuchatel y á los ministros de la guerra, en la administración de la guerra, de rentas y del tesoro público.

#### Numero 6.

Memoria de los Sres. Azanza y Ofarril, pág. 177.

## Numero 7.

Algunas de estas cartas fueron interceptadas por las guerrillas cerca de Madrid y se insertaron en la gaceta de la regencia de Cádiz. Las hemos confrontado con la correspondencia manuscrita del Sr. Azanza, y las hemos encontrado del todo exactas. He aqui las que nos han parecido mas importantes.— Excmo. Sr. Ha llegado el caso de que yo pueda escribir á V. E. sobre asuntos que directamente nos conciernen. Antes de ayer por la tarde tuve una larga conversacion con el Sr. duque de Cadore, ministro de relaciones exteriores, que anteriormente me habia dicho queria comunicarme algo de órden del emperador. Referiré todo lo substancial de esta conferencia, en la cual se tocaron varios puntos, y todos de importancia.

Me dijo el ministro que S. M. I. no puede enviar mas dinero á España, y es preciso que ese reino provea á la subsistencia y gastos de su ejército: que bastante hace en haber empleado 400,000 franceses en la reduccion de España: que la Francia ha agotado su erario, habiendo enviado ahi desde el principio de la guerra mas de 200 millones de libras: que nuestro gobierno no ha hecho uso de los recursos que ofrece el pais para juntar fondos: que debieron exigirse contribuciones en Andalucía, especialmente en Sevilla y Málaga, y tambien en Murcia: que S. M. ha impuesto á Lérida una contribucion de 6 millones de libras (no estoy cierto si fue esta cantidad ú otra mayor, la que me dijo): que debieron confiscarse los efectos ingleses encontrados en Andalucía, y S. M. I. está en el concepto de que solo los de Sevilla habrian importado 40 millones: que debió echarse mano de la plata de las iglesias y conventos: que en España ha de circular necesariamente mucho dinero del que han

introducido los franceses y los ingleses, y del que ha venido de América: que el emperador siempre ha hecho la guerra sacando de los paises que ha subyugado toda la manutencion y gastos de sus ejércitos : que si no tuviera que emplear tantas tropas en la reduccion de la España, habria licenciado muchas de ellas, y se habria ahorrado el dispendio que estan ocasionando: que los fundos de nuestra tesorería no han tenido la inversion preferente que correspondia, es á saber, pagar las tropas que han de hacer la conquista y pacificacion del reino: que ha habido muchas prodigalidades y gastos de lujo: que las gratificaciones justas pudieron suspenderse hasta los tiempos tranquilos y felices : que se mantienen estados mayores demasiado numerosos y costosos : que se han formado y forman cuerpos españoles, los cuales no solo son inútiles sino perjudiciales, porque ademas de absorber sumas que podrian tener provechosa aplicacion desertan sus individuos y pasan á aumentar la fuerza de los enemigos, y últimamente que es excesiva la bondad con que el rey trata á los del partido contrario, concediéndoles gracias y ventajas, lo que solo sirve á disgustar y desalentar á los que desde el principio abrazaron el suvo.

Estas son las principales especies que me dijo el ministro; y ahora expondré á V. E. las respuestas que yo le dí. El punto mas grave de todos y el que á mi parecer ocupa mas la atencion del emperador, es el de querer excusar que de Francia vaya á España mas dinero que los dos millones de libras mensuales, prefijados en las disposiciones anteriores. Acordándome de las notas que sobre este punto se pasaron estando yo encargado del ministerio de negocios extrangeros, y teniendo muy presente la situación de nuestras provincias y de nuestra tesorería, dije al ministro que el rey mi amo reconocia las grandes erogaciones que la guerra de España ocasionaba al erario de Francia, pero que veia con mucho dolor y sentimiento suyo ser imposible alcanzasen nuestros medios y nuestros recursos á libertarlo de esta carga : que las rentas ordinarias habian sido hasta ahora casi nulas, asi porque no habian podido recaudarse sino en muy reducidos distritos sojuzgados, como porque aun en estos las continuas incursiones de los insurgentes y de las partidas de bandidos habían inutilizado los esfuerzos y diligencias de los administradores y cobradores : que en muchas partes los mismos generales y gefes de las tropas francesas habian servido de obstáculo al recobro de los derechos reales en lugar de auxiliarlo: que las proviacias estaban arruinadas con las suministraciones de toda especie que habian tenido que hacer para la subsistencia, trasportes y hospitalidades de las tropas francesas, y con la cesacion de todo tráfico de unos pueblos con otros: que cuantos fondos han podido juntarse, asi per los impuestos antiguos como por los arbitrios y medies que se han excogitado, han sido destinados con preferencia á las necesidades del ejército francés, distrayendo únicamente algunas cortas sumas para la guardia real , la cual casi siempre ha estado en crecidos descubiertos; para la lista civil de S. M. que no ha sido pagada sino en una muy corta parte, y para otras atenciones urgentísimas, de modo que ni se han pagado viudedades, ni pensiones, ni sueldos de retirados, y muchas veces ni los de los empleados mas necesarios, pues ha habido ocasion en que los ministros mismos han estado durante cinco meses sin recibir los suyos por ocurrir á los gastos de las tropas.

En cuanto á los recursos de que se supone haberse podido echar mano, achacando á impericia, falta de energía ó excesiva contemplacion del gobierno para con los pueblos el no haberse asi ejecutado, he dicho al ministro que se han puesto en práctica cuantos han permitido las circunstancias; que es preciso no perder de vista para juzgarnos las circunstancias en que nos hemos hallado; esto es, que eran pocas las previncias sometidas, y muy rara ó ninguna la administrada con libertad; que se han exigido contribuciones extraordinarias y empréstitos forzados donde se ha creido posible, venciendo no pequeños obstáculos; que habia sido necesario no vejar ni apurar hasta el extremo las provincias sometidas para conservarlas en su fidelidad, y no dar á las que estaban en insurreccion una mala idea de la suerte que las esperaba en el caso de su rendicion; que habrian podido efectivamente sacarse mas contribuciones como lo hacen los generales franceses en las provincias que estan administrando; pero que nunca hubieran producido lo suficiente á cubrir todos los gastos del ejército; especialmente demorándose este dos años y medio ó mas en los mismos parajes; que estas contribuciones no podrian repetirse, como lo enseñará la experiencia en Castilla y en Leon, porque en las primeras se agota todo el numerario existente y no se vé el modo de que prontamente vuelva á la circulación, sobre todo cuando las tropas estan en movimiento, y la caja militar desembolsa sus fondos en distritos distantes de donde los ha recogido; que S. M. I. se convencerá de la imposibilidad de juntar caudales que sufraguen á todos los dispendios de la guerra por lo que sucede en las provincias que estan confiadas á la administracion de generales franceses, quienes no podrán ser culpados ni de indolencia, ni de demasiado miramiento para con los pueblos; antes bien es de temer se valgan de durezas y violencias que ningun gobierno del mundo pude ejercer para con sus propios súbditos, aquellos con quienes ha de vivir, y cuya proteccion y amparo es su primer deber : y que lo que haya sucedido en Lérida tal vez no podrá servir de ejemplo en otras partes, porque segun he sabido aqui, en aquella plaza, creyéndose muy difícil su conquista, se habia depositado el dinero y alhajas de muchos pueblos é iglesias; ademas de que todavía no se sabe que haya podido satisfacer toda la cantidad que se le ha irapuesto.

Hice presente al ministro que en Andalucía se habian exijido algunas contribuciones de que yo tenia noticia, pues en Granada, no obstante haberse entregado sin hacer la menor resistencia, se pidieron cinco miliones de reales con el nombre de préstamo forzado, y en Málaga mucho mayor cantidad, parte de la cual me acuerdo haberse aplicado á la caja militar del 4° cuerpo; que por haberme hallado ausente de Sevilla al tiempo de su rendicion no sé con exactitud lo que alli se hizo; pero estoy cierto de que se secuestraron con intervencion de las autoridades francesas los efectos ingleses encontrados en aquella ciudad, y que lo mismo se hizo tambien en Málaga; que siempre los primeros cálculos del valor de géneros aprehendidos suelen ser muy abultados, como of haber sucedido en Málaga á la entrada del general Sebastiani, y no será mucho que el concepto formado por S. M. I. sobre el importe de los de Sevilla estribe en las primeras relaciones exageradas que llegarian á su noticia.

Como estoy bien informado de las diligencias activas que se han prac-

ticado para recoger la plata de las iglesias, y de las resultas que esta operacion ha tenido, me hallé en estado de decir al ministro que este arbitrio no se habia descuidado; que no solo se habia procurado recoger y llevar directamente á la casa de la moneda todas las alhajas de plata y oro encontradas en los conventos suprimidos, sino tambien las que pertenecian á iglesias, catedrales, parroquiales y de monjas de todo el reino, dejando en ellas solamente los vasos sagrados indispensables para el culto; que este arbitrio no habia sido tan cuantioso y productivo como se podria suponer, y nosotros mismos lo esperábamos: primero porque todas las iglesias de los pueblos por donde habian transitado las tropas francesas habian sido saqueadas y despojadas: segundo porque las partidas de insurgentes ó bandidos habían hecho otro tanto en los pueblos que habian ocupado ó recorrido; y tercero porque la plata de las iglesias vista en frontales, nichos ó imágenes, aparece de gran valor y riqueza, y cuando vá á recogerse y fundirse, se halla generalmente que es una hoja delgada dispuesta solo para cubrir la madera que le sirve de alma; y que este recurso tal cual ha sido, y todos los otros que se han adoptado, son los que han dado los fondos con que se ha podido atender á las obligaciones imprescindibles de la tesorería entre las cuales se ha contado siempre con preferencia la subsistencia, la hospitalidad y demas gastos de la tropa francesa.

Sobre el mucho numerario que se piensa debe haber en circulacion dentro de España por el que han introducido los franceses y los ingleses y el que ha venido de América, he asegurado al ministro que no se nota todavía semejante abundancia, sea que la mayor parte va á parar á los muchos cantineros y vivanderos franceses que siguen al ejército, sea que otra parte está diseminada entre nuestros vendedores de comestibles y licores, ó sea principalmente porque la moneda de cuño español haya desaparecido en el tiempo del gobierno insurreccional en pago de armamentos, vestuarios y otros efectos recibidos del extrangero, especialmente de los ingleses, y de géneros que el comercio ha introducido. Confieso que en esta parte carezco de nociones bastante exactas, y que solo me he gobernado por los clamores y señales bien evidentes de pobreza que he presenciado por todas partes.

Para satisfacer plenamente sobre el cargo ó queja de que los fondos de nuestra tesorería no se han aplicado con preferencia á los gastos militares y se han empleado en prodigalidades y objetos de lujo, yo habria querido tener un estado que demostrase la inversion que se ha dado á todos los caudales introducidos en tesorería desde que el rey está en España: y creo que no sería muy difícil el que se me enviase esta noticia. Entonces veria esta corte qué cantidades se habian destinado á la guerra, y cuáles eran las que se habian distraido á superfluidades y á lujo. Entre tanto no comprendiendo yo qué era lo que se queria calificar de prodigalidad y lujo, pues el rey nuestro señor no ha estado en el caso de hacer gastos excesivos con su lista civil, de que no ha cobrado, segun creo, ni la mitad, y mas presto ha carecido de lò que pide el decoro y el esplendor de la magestad; pude entender por las explicaciones del ministro que se hacia principalmente alusion á las gratificaciones que S. M. ha distribuido á algunos de sus servidores, tanto militares como civiles. En esta inteligencia expuse que estas gratificaciones, hechas con el espíritu que se hacen todas de premiar servicios y estimular á que se ejecuten otros, en ninguna manera habian minorado los fondos de la tesorería aplicables á la guerra: pues habiendo consistido en cédulas hipotecarias, solo útiles para la adquisicion de bienes nacionales, no podian servir para la paga del soldado ni otros dispendios que precisamente piden dinero efectivo. A esto me repuso el ministro que pues las cédulas hipotecarias tenian un valor, este valor podia reducirse á dinero. Y mi contestacion fue que por el pronto y hasta que establecida plenamente la confianza en el gobierno, se multipliquen las ventas de bienes nacionales, las cédulas se puede decir que no tienen valor en numerario por la grande pérdida que se hace en su reduccion; pero que no se ha omitido el arbitrio de la enagenacion de bienes para ocurrir á los gastos del dia, entre los cuales siempre los de guerra se han mirado como los primeros : antes bien para poder conseguir por este medio algun fondo disponible se han concedido ventajas á los que hicieran compras pagando una parte en efectivo; y asi las cédulas hipotecarias dadas por gratificacion, indemnizacion ú otro título no han quitado el recurso que por el pronto los bienes nacionales podian ofrecer á la tesorería.

Acerca de estados mayores que se suponen numerosos y costosos, he dicho al ministro que á mi juicio habian informado mal á S. M. I., que yo no creia que el rey hubiese nombrado mas generales y oficiales de estado mayor que los que eran precisos, ni admitido de los antiguos mas que aquellos que en justicia debian serlo por haber abrazado el partido de S. M. y haberse mantenido fieles en él; y que estos últimos no habian consumido hasta ahora fondos de la tesorería, pues yo dudaba que á ninguno se le hubiese satisfecho todavía sueldo. Tambien en este punto habia yo deseado hallarme mas exactamente instruido, porque estoy en el concepto de que ha habido mucha exageracion en lo que han dicho al emperador. Una relacion por menor de todos los estados mayores, que me parece no seria difícil formase el ministerio de la guerra, desvaneceria la mala impresion que puede haber en este particular.

La opinion de que los regimientos y cuerpos españoles son perjudiciales, porque desertan y van á engrosar el número de los enemigos despues de ocasionar dispendios al erario, está aqui bastante válida, y de consiguiente se mira como prematura la formación de ellos. Yo he representado al ministro que ninguna medida era mas necesaria y política que esta, porque no hay gobierno que pueda existir sin fuerza; que aunque es cierto que al principio hubo mucha desercion, nunca fue tan absoluta ó completa como se pondera; que cada vez ha ido siendo menor á medida que el espíritu público ha ido cambiando, y extendiéndose la reduccion de las provincias; que actualmente es de esperar que será muy corta ó ninguna, pues casi han desaparecido las masas grandes de insurgentes que tomaban el nombre de ejércitos, y solo quedan las partidas de bandidos que ofrecen poco atractivo á los que esten alistados bajo las banderas reales; que los cuerpos españoles empleados en guarniciones dejarian expeditas las tropas francesas para las operaciones de campaña, como lo deseaban los generales franceses, lamentándose de haber de tener diseminados sus cuerpos para conservar la tranquilidad en las provincias ya sometidas. El ministro pareció dudar de que hubiese generales franceses que conviniesen en la utilidad de la formacion de cuerpos españoles, al paso que creia aprobaban la de guardias cívicas. Como yo sé positivamente que hay generales y de mucha

nota, que no solo opinan por la ereccion de cuerpos regulares, sino que la promueven y persuaden con ahinco, pude afirmar y sostener mi proposicion. Pero yo desearia por la importancia de este asunto, que los mismos generales hiciesen saber aqui su modo de pensar con los sólidos fundamentos en que lo pueden apoyar, porque nosotros no mereceremos en esta parte mucho crédito, y acaso, acaso, inspiraremos sospechas de mala naturaleza.

Solo resta hablar de la sobrada bondad con que se dice haber tratado el rev á los del partido contrario concediéndoles gracias y ventajas. Yo quise explicar al ministro las resultas favorables que habia producido la amnistía general acordada á las Andalucías cuando el rey penetró por la Sierra Morena: cómo su benignidad le ganó el corazon de los habitantes de aquellas provincias y le facilitó la ocupacion de ellas sin derramamiento de sangre, y con cuánta facilidad y prontitud terminó una campaña que habria sido la mas gloriosa posible sin la desgraciada resistencia de Cádiz, fomentada por los ardides y por el oro de los ingleses; pero el ministro hizo recaer el exceso de la bondad de S. M. sobre algunos individuos que, habiendo seguido el partido contrario, obtuvieron mercedes y empleos en su real servicio. Dije entonces ser pocos los que se hallaban en este caso, y que estos eran sugetos notables por sus circunstancias, y por el papel que habían hecho entre los insurgentes; que S. M. estimó conveniente hacer estos ejemplares para inspirar confianza en los que todavía vacilaban sobre prestarle su sumision, y no ha tenido motivo hasta ahora de arrepentirse de haberlos colocado en los puestos que ocupan; que por todos medios se procuró debilitar la fuerza de los insurgentes, y no fue el menos oportuno el admitir al servicio de S. M. los generales y oficiales que voluntariamente quisiesen entrar en él, haciendo el correspondiente juramento de fidelidad; y que si esto ha desagradado á algunos de los antiguos partidarios del rey, es un egoismo indiscreto que no ha debido estorbar la grande obra de reunir la nacion.

He referido á V. E. lo que se trató en mi conferencia con el Sr. duque de Cadore. Nada hablé yo ni sobre el número de tropas francesas empleadas en la guerra de España, ni sobre la cantidad de dinero que ha enviado el tesoro de Francia á este reino, ni sobre algunos otros puntos que tocó el ministro, porque no tenia datos seguros sobre ellos, ni creí que debian ser materia de discusion. Tenga V. E. la bondad de trasladarlo todo á S. M. para su soberana inteligencia, é indicarme lo que conforme á su real voluntad deberé añadir ó rectificar en ocasiones sucesivas sobre estas mismas materias. No será mucho que á mí se me hayan escapado no pocas reflexiones propias á probar la regularidad, la prudencia y las sábias miras con que S. M. ha procedido en los particulares que han dado motivo á los reparos y observaciones que de órden del emperador se me han puesto par delante.

Durante la conversacion con el ministro, tuve ocasion de leerle la carta que el Sr. ministro de la guerra me remitió escrita por el intendente de Salamanca en 24 de marzo último, haciendo una triste pintura del estado en que se hallaba aquella provincia y de las dificultades que ocurrian para hacer efectivas las contribuciones impuestas por el mariscal duque de Elchingen. Y antes de levantar la sesion le leí tambien la carta que el regente del consejo de Navarra dirigió al Sr. ministro secretario de estado con fecha de 30 de abril quejándose de la conducta que

había tenido el gobernador M. Dufour instigando al consejo de gobierno, erigido por él mismo, á que hiciera una representacion ó acto incompatible con la soberanía del rey. Sobre esto sin aprobar ni desaprobar el hecho de M. Dufour, se me dijo solamente que los gobiernos establecidos en Navarra y otras provincias eran unas medidas militares. Volveré á tratar mas de propósito de este asunto luego que tenga oportunidad. Dios guarde á V. E. muchos años. — Paris 10 de junio de 1810. — Excmo. Sr. — El duque de Santafé. — Excmo. Sr. ministro de negocios extrangeros.

## Numero 8.

Señor : Me ha parecido conveniente enviar á V. M. abiertas las cartas que dirijo con un correo al ministro de negocios extranjeros por si quisiese enterarse de ellas antes de pasárselas. Por fin ya me hablan. Yo no noto acrimonía alguna en las explicaciones que se tienen conmigo. A mi juicio las cartas que V. M. escribió al emperador y á la emperatriz con motivo del casamiento han sortido buen efecto. Nada me ha hablado todavía el emperador sobre negocios; pero cuando asisto al lever me saluda con bastante agrado. El ministerio español se habia representado aqui por muchos como antifrancés. El difunto conde de Cabarrús era el que se habia atraido mayor odio. Sobre esto me he explicado con algunos ministros y cree que con fruto. Aunque parece indubitable el deseo de unir á la Francia las provincias situadas mas acá del Ebro, y se prepara todo para ello, no es todavía una cosa resuelta segun el dictamen de algunos y se deja pendiente de los sucesos venideros. Juzgo, señor, que por ahora nada quiere de nosotros el emperador con tanto ahinco, como el que no le obliguemos á enviar dinero á España. El estado de su erario parece que le precisa á reducir gastos. Debo hacer á M. Dennié la justicia de que en sus cartas habla con la mayor sencillez sin indicar siquiera que haya poca voluntad de nuestra parte para facilitar los auxilios que necesita su caja militar.

ı

ı

Į

ł

Į

¿Creerá V. M. que algunos políticos de Paris han llegado á decir que en España se preparaba una nueva revolucion muy peligrosa para los franceses, es á saber, que los españoles unidos á V. M. se levantarian contra ellos? Considere V. M. si cabe una quimera mas absurda, y cuán perjudicial nos podria ser si llegase á tomar algun crédito. Y espero que semejante idea no tenga cabida en ninguna persona de juicio, y que caerá prontamente porque carece hasta de verosimilitud.

Dos veces he hablado al príncipe de Neuchatel sobre la justa queja dada por V. M. contra el mariscal Ney. En la primera me dijo que el emperador no le habla entregado la carta de V. M. y significó que no era de aprobar la conducta del mariscal; y en la segunda me respondió que nada podia hacer en este asunto.

Se ha sostenido aqui por algunos dias la opinion de que los nuevos movimientos de la Holanda acarrearian la reunion de aquel pais al emperio francés; pero ahora se cree que no se llegará á esta extremidad.

Sé con satisfaccion que la reina mi señora experimenta algun alivio en las aguas de Plombières. Las señoras infantas gozan muy buena salud. He oido que la reina de Holanda está enferma de bastante cuidado en Plombières. Quedo como siempre con el mas profundo rendimiento.

Señor. — De V. M. el mas humilde, obediente y fiel súbdito. — El DU-QUE DE SANTAFÉ. — Paris 20 de junio de 1810.

### NUMERO 9.

Paris 22 de setiembre de 1810. — Señor. — Segun nos ha dicho anoche el príncipe de Neuchatel, ademas de haberse declarado que á V. M. corresponde el mando militar de cualquiera ejército á que quisiese ir, se va á formar uno en Madrid y sus cercanías que estará á sus inmediatas órdenes; pero todavía nada ha resuelto S. M. I. sobre la abolicion de los gobiernos militares, y restitucion á V. M. de la administracion civil. Sobre esto instamos mucho conociendo que es el punto principal y mas urgente. Nos ha dicho tambien el príncipe que ha comunicado órdenes muy estrechas, dirigidas á impedir las dilapidaciones de los generales franceses, y que se examine la conducta de algunos de ellos como Barthélemy.

El duque de Cadore, en una conferencia que tuvimos el miércoles, nos dijo expresamente que el emperador exigia la cesion de las provincias de mas acá del Ebro por indemnizacion de lo que la Francia la gastado y gastará en gente y dinero para la conquista de España. No se trata de darnos el Portugal en compensacion. Nos dicen que de esto se hablará cuando esté sometido aquel pais, y que aun entonces es menester consultar la opinion de sus habitantes, que es lo mismo que rehusarlo enteramente. El emperador no se contenta con retener las provincias de mas acá del Ebro, quiere que le sean cedidas. No sabemos si desistirá de esto como lo procuramos. Quedo con el mas profundo respeto, etc. — (Sacada de la correspondencia manuscrita de Don Miguel José de Azanza, nombrado por el rey José duque de Santafé.)

Entre las cartas cogidas por los guerrilleros había algunas en cifra: las hemos leido descifradas en dicha correspondencia del Sr. Azanza y nada añaden de particular.

## Numero 10.

Paris 18 de mayo de 1810. - Excmo. Sr. - Es imponderable la impresion que han hecho en Francia las noticias publicadas en el Monitor sobre la aprehension del emisario inglés baron de Kolly en Valencey y las cartas escritas por el príncipe de Asturias. Cuando yo entré en Francia en todos los pueblos se hablaba de esto. El vulgo ha deducido mil consecuencias absurdas. Lo que se cree por los mas prudentes es que Kolly fue enviado de aqui, donde residió muchos años, para ofrecer sus servicios á la corte de Lóndres, y que consiguió engañarla perfectamente. El principe por este medio se ha desacreditado y hecho despreciable mas y mas para con todos los partidos. Se cree 10 obstante que el emperador piensa en casarle, y que tal vez será con la hija de su hermano Luciano. El prefecto de Blois que ha estado muchos dias en Valencey me ha dicho que esto es verosimil y que él mismo ha visto una carta escrita recientemente por el emperador al principe en términos bastante amistosos y asegurándole que le cumpliria todas las ofertas hechas en Bayona. El príncipe insta por salir de Valencey, y pide que se le dé alguna tierra, aunque sea hácia las fronteras de Alemania, lejos de las de España é Italia, y da muestras de sentir y desaprobar lo que se hace en España á nombre suyo, ó con pretexto de ser á su favor. — El duque de Santafé. — Sr. ministro de negocios extrangeros. (Sacada de la correspondencia manuscrita del Sr. Azanza.)

#### Numero 11.

# Carta de Fernando VII al emperador en 6 de agosto de 1809.

Señor. — El placer que he tenido viendo en los papeles públicos las victorias con que la providencia corona nuevamente la augusta frente de V. M. imperial y real, y el grande interés que tomamos mi hermano, mi tio y yo en la satisfaccion de V. M. imperial y real, nos estimulan á felicitarle con el respeto, el amor, la sinceridad y reconocimiento en que vivimos bajo la proteccion de V. M. imperial y real.

Mi hermano y mi tio me encargan que ofrezca á V. M. su respetuoso homenage, y se unen al que tiene el honor de ser con la mas alta y respetuosa consideracion, señor, de V. M. imperial y real el mas humilde y mas obediente servidor. Fernando. — Valencey 6 de agosto de 1809. (Monitor de 5 de febrero de 1810.)

# NUMERO 12.

Carta inserta en el Monitor de 26 de abril de 1810.

# LIBRO DUODÉCIMO.

#### NUMERO 1.

« Portugal was reduced to the condition of a vassal state. » (History of the war in the peninsula by W. E. P. Napier, vol. 3, page 372.)

### Numero 2.

El consejo de regencia de los reinos de España é Indias, queriendo dar à la nacion entera un testimonio irrefragable de sus ardientes deseos por el bien de ella, y de los desvelos que le merece, principalmente la salvacion de la patria, ha determinado en el real nombre del rey N. S. Don Fernando VII que las córtes extraordinarias y generales mandadas convocar se realicen á le mayor brevedad, á cuyo intento quiere se ejecuten inmediatamente las elecciones de diputados que no se hayan hecho

hasta este dia, pues deberán los que esten ya nombrados y los que se nombren congregarse en todo el próximo mes de agosto en la real isla de Leon; y hallándose en ella la mayor parte se dará en aquel mismo instante principlo á las sesiones, y entre tanto se ocupará el consejo de regencia en examinar y vencer varias dificultades para que tenga su pleno efecto la convocacion. Tendréislo entendido y dispondréis lo que corresponda á su cumplimiento. — Javier de Castaños, presidente. — Pedro, obispo de Orense. — Francisco de Saavedra. — Antonio de Escano. — Miguel de Lardizabal y Uribe. — En Cádiz á 18 de junio de 1810. A Don Nicolas María de Sierra.

# LIBRO DECIMOTERCERO.

### Numero 1.

Manifiesto que presenta á la nacion Don Miguel de Lardizábal y Uribe, impreso en Alicante año de 1811, pág. 21.

# Numero 2.

Coleccion de los decretos y órdenes de las córtes generales y extraordinarias, tomo 1°, pág. 1° y siguientes.

Numero 3.

Zurita, Anales de Aragon , libro 2°, cap. 87 y siguientes.

Numero &.

Zurita, Anales de Aragon, libro 1°, cap. 49 y 50.

Numero 5.

Mariana, Historia de España, libro 19, cap. 15.

## NUMERO 6.

He aqui lo que refiere acerca de este asunto el manifiesto 6 sea diario manuscrito de la primera regencia que tenemos presente, extendido por Don Francisco de Saavedra uno de los regentes y principal promotor de la venida del duque. Dia 10 de marzo de 1810. «En este dia se concluyó un asunto grave sobre que se habia conferenciado largamente en los dias anteriores. Este asunto que traia su origen de dos años atras, tuvo varios trámites, y se puede reducir en substancia á los términos siguientes.

« Luego que se divulgó en Europa la feliz revolucion de España acaecida en mayo de 1808, manifestó el duque de Orleans sus vivos deseos de venir á defender la justa causa de Fernando VII: con la esperanza de lograrlos pasó á Gibraltar en agosto de aquel año, acompañando al príncipe Leopoldo de Nápoles que parece tenia igual designio. Las circunstancias perturbaron los deseos de uno y otro; pero no desistió el duque de su intento. A principios de 1809, recien llegada á Sevilla la junta central, se presentó alli un comisionado suyo para promover la solicitud de ser admitido al servicio de España, y en efecto la promovió con la mayor eficacia, componiendo varias memorias que comunicó á algunos miembros de la central, especialmente á los Sres. Garay, Valdés y Jovellanos. No se atrevieron estos á proponer el asunto á la junta central como se pedia, por ciertos reparos políticos; y á pesar de la actividad y buen talento del comisionado no llegó este asunto á resolverse, aunque se trató en le sesion de estado; pero no se divulgó.

«En julio de dicho año escribió por si propio el duque de Orleans, que se hallaba á la sazon en Menorca, repitiendo la oferta de su persona; y expresando su anhelo de sacrificarse por la bella causa que los españoles habian adoptado. Entonces redobló el comisionado sus esfuerzos, y para prevenir cualquier reparo, presentó una carta de Luis XVIII aplaudiendo la resolucion del duque, y otra del Lord Portland, manifestándole en nombre del rey británico no haber reparo alguno en que pusiese en práctica su pensamiento de pasar á España ó Nápoles á defender los derechos de su familia.

« En esta misma época llegaron noticias de las provincias de Francia limítrofes á Cataluña, por medio del coronel Don Luis Pons, que se hallaba á esta sazon en aquella frontera, manifestando el disgusto de los habitantes de dichas provincias, y la felicidad con que se sublevarian contra el tirano de Europa, siempre que se presentase en aquellas inmediaciones un príncipe de la casa de Borbon, acaudillando alguna tropa española.

«De este asunto se trató con la mayor reserva en la seccion de estado de la junta, y se comisionó á Don Mariano Carnerero oficial de la secretaría del consejo, mozo de muchas luces y patriotismo, para que pasando á Cataluña, conferenciando con el general de aquel ejército y con Don Luis Pons, y observando el espíritu de aquellos pueblos, examinase si seria bien recibido en Cataluña. Salió Carnerero á mediados de setiembre, y en menos de dos meses evacuó la comision con exactitud. sigilo y acierto. Trató con el coronel Pons y el general Blake que se hallaban sobre Gerona, y observó por sí mismo el modo de pensar de los habitantes y de las tropas. El resultado de sus investigaciones de que dió puntual cuenta fue, que el duque de Orleans, educado en la escuela del célebre Dumouriez y único príncipe de la casa de Borbon que tiene reputacion militar, seria recibido con entusiasmo en las provincias de Francia, y que en Cataluña, donde se conservan los monumentos de la gloria de su bisabuelo y la reciente memoria de las virtudes de su madre, encontraria general aceptacion,

a Mientras Carnerero desempeñaba su encargo, el comisionado del duque se marchó á Sicilia, adonde le llamaban á toda priesa. En el mismo intervalo se creó en la junta central la comision ejecutiva, encargada, por su constitucion, del gobierno. En esta comision pues donde apenas había un miembro que tuviese la menor idea de este negocio, se examinaron los papeles relativos á la comision de Carnerero. Todo fue aprobado y quedó resuelto se aceptase la oferta del duque de Orleans, y se le convidase con el mando de un cuerpo de tropas en la parte de Cataluña que se aproxima á las fronteras de Francia; que se previniese á aquel capitan general lo conveniente por si se verificaba; que se comisionase para ir á hacer presente á dicho príncipe la resolucion del gobierno al mismo Carnerero, y que se guardase el mayor sigilo interin se realizase la aceptacion y aun la venida del duque por el gran riesgo de que la trasluciesen los franceses.

« Ya todo iba á ponerse en práctica cuando la desgraciada accion de Ocaña y sus fatales resultados suspendieron la resolucion de este asunto, y sus documentos originales, envueltos en la confusion y trastorno de Sevilla, no se han podido encontrar. Por fortuna se salvaron algunas copias; y por ellas se pudo dar cuenta de un negocio nunca mas interesante que en el dia.

« El consejo pues de regencia, enterado de estos antecedentes, y persuadido por las noticias recientemente llegadas de Francia de todas las fronteras, y por la consideración de nuestro estado actual, de lo oportuna que seria la venida del duque de Orleans á España, determinó: que se lleve á debido efecto lo resuelto y no ejecutado por la comision ejecutiva de la central en 30 de noviembre de 1809; que en consecuencia condescendiendo con los deseos y solicitudes del duque, se le ofrezca el mando de un ejército en las fronteras de Cataluña y Francia: que yaya para hacérselo presente al mismo Don Mariano Carnerero encargado hasta ahora de esta comision, haciendo su viage con el mayor disimulo para que no se trascienda su objeto; que para el caso de aceptar el duque esta oferta, hasta cuyo caso no deberá revelarse en Sicilia el asunto á nadie, lleve el comisionado cartas para nuestro ministro en Palermo, para el rey de Nápoles y para la duquesa de Orleans madre, que se comunique desde luego todo á Don Enrique Odonell general del ejército de Cataluña y al coronel Don Luis Pons, encargándoles la reserva hasta la llegada del duque. Ultimamente para que de ningun modo pueda rastrearse el objeto de la comision de Carnerero, se dispuso que se embarcase en Cádiz para Cartagena, donde se previene esté pronta una fragata de guerra que le conduzca á Palermo, y traiga al duque á Cataluña. »

Dia 20 de junio. « A las siete de la mañana llegó á Cádiz Don Mariano Carnerero comisionado á Palermo para acompañar al duque de Orleans en caso de venir, como lo habia solicitado repetidas veces y con el mayor ahinco, á servir en la justa causa que defendia la España. Dijo que la fragata Venganza en que venia el duque iba á entrar en el puerto; que habian salido de Palermo en 22 de mayo y llegado á Tarragona que era el puerto de su destino; que puntualmente hallaron la Cataluña en un lastimoso estado de convulsion y desaliento con la derrota del ejército delante de Lérida, la pérdida de esta plaza y el inesperado retiro que habia hecho del ejército el general Odonell; que sin em-

bargo que en Tarragona fue recibido el duque con las mayores muestras de aceptacion y de júbilo por el ejército y el pueblo, que su llegada reanimó las esperanzas de aquellas gentes, y que aun clamaban porque tomase el mando de las tropas, él juzgó no debia aceptar un mando que el gobierno de España no le daba, y que aun su permanencia en aquella provincia, en una circunstancia tan crítica, podria atraer sobre ella todos los esfuerzos del enemigo. En vista de todo se determinó á venir con la fragata á Cádiz á ponerse á las órdenes del gobierno. En efecto el duque desembarcó, estuvo á ver á los miembros de la regencia y á la noche se volvió á bordo. »

Dia 28 de julio. « El duque de Orleans se presentó inesperadamente al consejo de regencia, y leyó una memoria en que, tomando por fundamento que habia sido convidado y llamado para venir á España á tomar el mando de un ejército en Cataluña, se quejaba de que, habiendo pasado mas de un mes despues de su llegada, no se le hubiese cumplido una promesa tan solemne; que no se le hubiese hablado sobre ningun punto militar, ni aun contestado á sus observaciones sobre la situacion de nuestros ejércitos, y que se le mantuviese en una ociosidad indecorosa. Se quiso conferenciar sobre los varios particulares que incluia el papel y satisfacer á las quejas del duque; pero pidió se le respondiese por escrito, y la regencia resolvió se ejecutase asi reduciendo la respuesta á tres puntos: 1° Que el duque no fue propiamente convidado sino admitido, pues habiendo hecho varias insinuaciones, y aun solicitudes por si, y por su comisionado Don Nicolas de Broval, para que se le permitiese venir á los ejércitos españoles á defender los derechos de la augusta casa de Borbon; y habiendo manifestado el beneplácito de Luis XVIII y del rey de Inglaterra, se habia condescendido á sus deseos con la generosidad que correspondia á su alto carácter, explicando la condescendencia en términos tan urbanos que mas parecia un convite que una admision. 2º Que se ofreció dar al duque el mando de un ejército en Cataluña, cuando nuestras armas iban boyantes en aquel principado y su presencia prometia felices resultados; pero que desgraciadamente su llegada á Tarragona se verificó en un momento crítico, cuando se habia trocado la suerte de las armas, y se combinaron una multitud de obstáculos que impidieron cumplirle lo prometido, y que tal vez se hubieran allanado si el duque, no dándose tanta priesa á venir á Cádiz, hubiese permanecido alli algun tiempo mas. 3º Que el gobierno se ha ocupado y ocupa seriamente en proporcionarle el mando ofrecido, ú otro equivalente; pero que las circunstancias no han cuadrado hasta ahora con sus medidas. »

Dia 2 de agosto. « A primera hora se trató acerca del duque de Orleans, á quien por una parte se desea dar el mando del ejército, y por otra parte se halla la dificultad de que la Inglaterra hace oposicion á ello. En efecto el embajador Wellesley ha insinuado ya, aunque privadamente, que en el instante que á dicho duque se confiera cualquiera mando ó intervencion en nuestros asuntos militares ó políticos, tiene órden de su corte para reclamarlo...»

Dia 30 de setiembre. « El duque de Orleans vino á la isla de Leon y quiso entrar á hablar á las córtes; pero se excusaron de admitirle, y sin avisar ni darse por entendido con la regencia, se volvió en seguida á Cádiz. Casi al mismo tiempo se pasó órden al gobernador de aquella

plaza para que con buen medo apresurase la ida del duque. Se recibié respuesta de este al oficio que se le pasó en nombre de las córtes, y decia en substancia en términos muy políticos que se marcharia el miércoles 3 del próximo mes. »

Dia 5 de octubre. « A la noche se recibió parte de haberse heche i la vela para Sicilia la fragata Esmeralda que lievaha al duque de Orlean, y se comunicó inmediatamente á las córtes. »

#### NUMERO 7.

Coleccion de los decretos y órdenes de las córtes, tomo 1º, pág. 10.

NUMERO 8.

Esteccion id., tomo 1°, pág. 14 y siguientes,

Numero 9.

Manifiesto manuscrito de la primera regencia.

NUMERO 10.

Coleccion de los decretos y órdenes de las cortes, tomo 1º, pág. 19.

Numero 11.

Véase el manifiesto de la junta superior de Cádiz.

NUMERO 12.

Coleccion de los decretos y órdenes de las córtes , teme 1º, pág 22 / signientes.

Numero 13.

Colection id., tomo 1°, pag. 37 y signientes.

NUMBRO 14

Diario de las discusiones y actas de las cortes, temo 2°, pág. 1531 siguientes.

## NUMBER 15.

Colección de les decretes y órdenes de las cértes, temo 1°, p4. 72 y 73.

# LIBRO DÉCIMOCUARTO.

#### NUMERO 1.

« ingens beilum et priore majus per Attilam regem nostris infic-« tum, pene totam Europam, excisis invasisque civitatibus atque cas-« tellis, corrasit. »

En otras ediciones se dice corrosit.

Indictione XV, 447, Marcellini comitis chronicon.

### Numero 2.

Tratado de re militari, por el capitan Diego de Salazar. El autor en el libro 4° de sus diálogos pone esta máxima en boca del gran capitan, bajo cuyas órdenes sirvió, segun dice él mismo, en Italia.

## Numero 3.

Oh Albuera, glorious field of grief!
As o'er thy plain the pilgrim pricked his steed,
Who could foresee thee, in a space so brief,
A scene where mingling fees should boast and bleed!
Peace to the perished! may the warrior's meed
And tears of triumph their reward prolong!
Till others fall where other chieftains lead
Thy name shall circle round the gaping throng,
And shine in worthless lays, the themse of translent sang!

LORD BYRON, Childe Harold's Pilgrimage, canto 1, strophe 43.

### NUMERO &

Es notable lo que acerca de los cometas dice Lucio Anneo Séneca y el género de prediccion con que acompaña su opinion. « Ego nostris « non assentior. Non enim existimo cometen subitaneum ignem, sed « inter æterna opera naturæ. » Y despues: « Veniet tempus quo ista, quæ « nunc latent, in lucem dies extrahat et longioris ævi diligentia... « Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur. » (Lib. VII L. Annæi Senecæ Naturalium quæstionum.) Daba verdaderamente á tam ilustre cordobés su penetracion una especie de don profético, pues no es menos notable lo que en su tragedia de Medea anuncia respecto de los descubrimientos que de nuevas tierras se harian en lo sucesivo.

Venient annis sæcula seris, Quibus Oceanus vincula rerum Laxet, et ingens pateat tellus Tethysque neves detegat orbes, Nes sit terris ultima Thule.

Actus 2, scena 8. (Habla el coro.)

Parece que estaba destinado fuese un español quien primero pronosticase el futuro descubrimiento de la América, y españoles los que le verificasen.

#### NUMERO 5.

Traité de Mécanique céleste, par M. le marquis de Laplace; liv. 15, tome 5.

Halley empezó á calcular antes que nadie la vuelta de los cometas anunciando era posible se mostrase de nuevo en 1758 ó 59 el que habia aparecido en 1682, y cuya revolucion es de unos 76 años poco mas ó menos. En la citada y profunda obra de Laplace y en muchas otras de astronomía puede verse cuán remota es la probabilidad, pues casi toca en lo imposible, de un encuentro ó choque de nuestro globo con los cometas, cuando estos se acercan á la órbita que describe la tierra en su curso anual.

# LIBRO DÉCIMOQUINTO.

## NUMERO 1.

- « D'après une convention conclue entre les généraux français et espa-« gnols, en Catalogne, les blessés et les malades étaient mis récipro-
- « quement sous la protection des autorités locales, et avaient la faculté,
- « après guérison, de rejoindre leurs corps respectifs. A Valls, où nous
- « vimes plusieurs militaires français et italiens blessés, nous nous con-
- « vainquimes de la fidélité avec laquelle les Espagnols exécutaient cette
- « convention. »

Mémoires du maréchal Suchet, tome 2, chap. 2, page 29.

#### NUMERO 2.

« Les Espagnols s'y défendent en lions, quoique gênés par leur » propre nombre. »

Mémoires du maréchal Suchet, tome 2, chap. 2, page 59.

## Numero 3.

- « Memorial historial y política cristiana que descubre las ideas y « máximas del cristianísimo Luis XIV para librar á la España de los « infortunios que experimenta, por medio de su legítimo rey Don
- « Cárlos III, asistido del señor emperador para la paz de Europa, y
- « útil de la religion : puesto á las plantas de la sacra cesarea y real
- « magestad del señor emperador Leopoldo I; por Fr. Benito de la So-

« ledad, predicador apostólico, hijo de nuestro padre San Francisco,

« reforma de San Pedro de Alcántara. »

Tal es el nombre del autor y el título de una obra impresa en Viena en 1703 en favor de la casa de Austria que pretendia la corona de España.

En dicha obra mal escrita y peor digerida se hallan hechos curiosos, y noticias importantes; llamándose en ella casi siempre á Felipe V la sombra de Luis XIV.

#### Numero 4.

Se toman estas citas y la de las cartas siguientes de una correspondencia cogida con otros papeles en el coche de José Bonaparte despues de la batalla de Vitoria en 1813.

## Numero 5.

De aqui sacó sin duda M. de Pradt la peregrina historia de que habla en su obra intitulada: Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne, y segun la cual habian enviado las córtes diputados á Sevilla antes de la batalla de la Albuera para tratar de componerse con José. No es la primera ni sola vez que confunde dicho autor hechos muy esenciales, y que toma por realidad los sueños de su imaginacion.

# LIBRO DÉCIMOSEXTO.

NUMERO 1.

Diario de las cortes, tomo 4, pág. 19.

Numero 2.

Diario de las córtes, tomo 4, pág. 398.

Numero 3.

Diario de las cortes, tomo 4, pág. 64.

Numero 4.

Historia y vida de Marco Bruto, por Don Francisco de Quevedo.

## Numero 5.

« Questo infame crogiuolo della verità è un monumento ancora esis-« tente dell' antica e selvaggia legislazione... »

BECCARIA, Dei delitti e delle pene.

#### NUMERO 6.

Entre otros á Don Juan Antonio Yandiola en 1817, como complicado, segun aseguraban, en la conspiracion de Richard. El mismo Fernando VII permitió que le aplicasen el horrible apremio conocido bajo el nombre de grillos á salto de trucha. Y sin embargo el mencionado Don Juan tuvo la generosidad de contribuir desde 1820 hasta 1823 como diputado y como ministro á sostener la autoridad y defender la persona de aquel monarca.

#### NUMERO 7.

« Un événement arrivé une fois dans le monde, et qui n'arrivers » peut-être jamais. »

Montesquieu, De l'esprit des lois, livre 30, chap. 1.

### NUMERO 8.

Essais sur l'Histoire de France, par M. Guizot, 5º essai.

### Numero 9.

Dell'istoria civile del regno di Napoli, da Pietro Giannone, lib. 13, cap. ult.

#### NUMERO 10.

« Dirimere causas nulli licebit, nisi aut a principibus potestate con-» cessa, aut consensu partium electo judice... »

Lib. 2, tit. 1, 14, Codicis legis Wisigothorum.

Tambien puede verse en el mismo título y libro la ley 26.

# Numero 11.

« Sed ipsi qui judicant ejus negotium, unde suspecti dicuntur haberi, « cum episcopo civitatis ad liquidum discutiant atque pertractent... »

Lib. 2, tit. 1, 23, Codicis legis Wisigothorum.

# Numero 12.

« Fere de omnibus controversis publicis privatisque constituunt.... « Si cædes facta, si de hæreditate, de finibus controversis est, idem « decernunt præmia, pænasque constituunt.... »

César hablando de los druidas en sus Comentarios, lib. 6, cap. 5.

#### Numero 13.

« Cæterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare « quidem nisi sacerdetibus permissum... »

TACITUS, De situ, morthus et populle Germanies.

Despues en otros capítulos vueive á hablar de la autoridad de los sa-

cerdotes, á quienes tambien correspondia en las asambleas públicas « coercendi jus. »

## Numero 14.

Hubo ciudades que en las capitulaciones ó pleitesias con los moros sacaron ventajas particulares. Así aconteció en Toledo, en donde, segun Ayala (*Crónica del rey Don Pedro*, año 2, cap. 18), otorgaron los moros á los conquistados que estos «oviesen alcalde cristiano ansi » en lo criminal como en lo civil entre ellos, é que todos sus pleitos se » librasen por el su alcalde. »

Numero 15.

Partida 3, tit. 4, ley 2.

r E

E

E!

ď

ú

21

ď

1

NUMERO 16.

Partida 5, tit. 4, ley 9.

NUMERO 17.

Montesquieu, de l'Esprit des Lois, liv. 28, hablando de los établisséments de San Luis.

Numero 18,

Hasta los mismos reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel declararon en 1480 « que las mercedes que se hicieron por sola la volun-« tad de los reyes que se puedan del todo revocar... »

Ley 18, tit. 5, lib. 3, Novisima recopilacion.

NUMERO 19.

Diario de las cortes, tomo 4, pág. 426.

Numero 20.

Diario de las córtes, tomo 6, pág. 143.

Numero 21.

Diario de las cortes, tomo 6, pág. 145.

NUMERO 22.

Coleccion de los decretos y ordenes de las cortes, tomo 1, pág. 193,

NUMERO 23.

Secretaría de estado. — Archivo. — América. — Pacificacion. — 1811. Legajo 2.

## Numero 24.

Civitas ea longe opulentissima ultra Iberum fuit.

TITI LIVII, lib. XXI.

## Numero 25.

Τότε (Αννιδας) μεν ὑπόδειγμα τω πλήθει ποιῶν αὐτὸν... ἐν ὀκτώ μησὸ... (Πολυδιου Ιστορίαι.)

## Numero 26.

Mémoires du maréchal Suchet, tome 2, chap. 14.

## Numero 27.

Storia delle campagne e degli assedii degl' Italiani in Ispagna, da Camillo Vacani, vol. 3, parte 3, 2.

## Numero 28.

Historia del rebelion y castigo de los moriscos del reino de Granada, por Luis del Marmol, lib. 1, cap. 17.

PIN DEL TOMO SEGUNDO.

PARIS.—EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y Cª, CALLE RACINE, 26.

. . .

•

 :